

o grized by Google

Original from HARVARD LINIVERSITY

## **GUERRA DE LA INDEPENDENCIA**

uightized by Google

Drigina from HARVARD LINIVERSITY

### **GUERRA**

DE

# LA INDEPENDENCIA

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

DE 1808 À 1914

POR EL GUNERAL

#### D. JOSÉ GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO

Individuo de grimano de la Real Acelemia de la Bultais.

CON UN PRÓLOGO

escrito por el excelestístico sesor teniente general.

D. EDDARDO FERNÁNDEZ SAN ROMÁN

TOMO IX

MADRID

IMPRENTA Y LITOGRAPÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

1895

25 1481.1

Summer funct.

Esta obra es propiedad del autor, quien perseguirá ante la ley al que la reimprima.

#### CAPÍTULO PRIMERO

#### CÁDIZ

Cádiz. — Descripción de la Isla. — Sus defenens. — Nuevas fortificaciones, — Refuorzos á la guarnición. — Primeros ataques de Víctor. — Alburquerque y la Junta de Cádiz. — Acción del 10 de marzo. — Huracán del 6 al 9 de marzo. — El del 16 de mayo y evasión de prisioneros franceses. — Pérdida de Matagorda. — Estado de los ánimos en Cádiz. — Expedición á Ronda. — La del Condado de Niebla. — Instalación de las Cortes. — Participación dada á las Colonias. — Los suplentes. — Apertura de las Cortes. — Sus primeras medidas. — Dimisión de los regentes. — La del Obispo de Orense. — El Duque de Orleáns. — Impugnaciones del Obispo de Orense. — Su juramento. — Igualdad con las Colonias. — Libertad de Imprenta. — Sobre relevo de los Regentes. — regencia trina. — Los Regentes. — El marquée del Palacio. — Elogio de la primera regencia.

Dos atoneiones embargaban ol ánimo y la mento de nuestros gobernantes en Cádiz. Éra la primera y más urgente la de la defensa de aquel punto que so propontan constituir en baluarte y propugnáculo inexpugnable de la independencia española. La segunda revestía caracteres de índole muy distinta, como que entrañaba nada menos que la organización de los poderes públicos que habrían de cambiar, así lo esperaban ya muchos, toda la manera de ser social y política de la Nación, acostumbrada al ejercicio de organismos que se tenían por caducos, ineficaces y hasta perniciosos para la mejor administración de los pueblos. Si las dos exigían gran atención, con efecto, y esfuerzos nada comunes para su más favorable éxito,

Cádíz.



según de críticas eran las circunstancias en que se hallaba la nación, así las militares como las políticas, no es de extratigo, sin embargo, que esa atención se dirigiese prefarentemente á superar las primeras, ya que de ellas habría de depender el estado de libertad ó independencia necesario para entregarse á la tarea de salvar también las segundas.

Porque con ser urgente sacar al país del caos en que lo sumieran las variaciones á que en su gobierno se había visto entregado por la no pocas veces perturbadora acción de las juntas que en cada provincia dirigieron la sublevación, la débil de la Central que acababa de dosaparecer envuelta en un descrédito realmente inmerecido pero innegable, y la apenas comenzada á ensayar de la Regencia que ofrecía esperanzas, pero esperanzas ian sólo, de afortunada; con ser urgente, repotimos, el establecer los fundamentos de una constitución que evitase los tan manifiestes defectos de la anterior, irremediables por la forma y la escucia de la administración que representaba, lo era aún más, porque salvaría de mayores é inmediatos riesgos, el acudir á la defensa de Cádiz, donde únicamente ya podría obtenerse la inmunidad indispensable para tan codiciados y preciosos fines. La presencia del enemigo. habría necesariamente de inspirar tales pensamientos; y por acalorados que se hallaran en Cádiz los ánimos atribuyendo á la falta de un buen gobierno los recientos desastres de nuestras armas, no era para tanto como para olvidar que, de no atender con ánimo resuelto á aquel nuevo peligro, se iría á sufrir el mayor y tromendo de la pérdida de toda esporanza para la salvación de la patria. Así es que, si en la confianza de que

la rota de los franceses en Bailén sería escarmiento su ficiente para que no volvieran á pisar el territorio andaluz, se habían descuidado los primeros trabajos de fortificación que hubieran de poner á salvo a plaza de Cád.z, tornaron á emprenderse con calor al llegar la noticia de la triste jornada del 20 de enero de aquel año de 1810 en Despeñaperros y, con mayor aún, al saberse los disturbios de Sevilla, la dispersión de los Centrales y el abandono de toda idea de resistencia en la extensa y feraz comarca que baña el Guadalquivir

Si ha de darse le entera á los historiadores del sitio de Cádiz, no sólo se habían descuidado los trabajos emprendidos más de un año antes para impedir la aproximación á aquella plaza con los de la famosa Cortadura, á que contribuyeron los gaditanos todos, desdo los más conspícuos por su posición y riqueza, hasta los más humildes, menestrales ú obreros, sino que apenas se había pensado en procurar la defensa de la Isla de León, urgente, además de includible, para la del tan importante como antiguo imperio fenicio y cartaginés.

Este, con la Isla, constituye, efectivamente, una Descrip posición militar, cuyas condiciones nunca como en la Isla. presente ocasión llegaron á revelarse y acreditarse. Esa posición ofrece la figura de un gran triángulo, regular en cuanto al terreno que comprende la desde entonces llamada Isla Gaditana, à cuyo ángulo occidental está, sin embargo, unida una lengua de arena dilatadisima, de dos legues próximamento, acabando en el promontorio de rocas cubierto por la ciudad y las murallas de Cádiz (1) Los dos lados que forman esc

<sup>(1)</sup> Véase el atlas del Depósito de la Guerra.

ángulo están bañados por el Océano, el exterior, expuesto á las furias de sus procelosas ondas on toda la extansión que ofrece, el interior, dando abrigo con las tierras continentales 4 dos inmonsas bahías, senaradas entre al por un angosto canal que, defendido con fortificaciones en uno y otro lado, impide la entrada libro y expedita á la segunda ó interior do ellas. El tercor lado del traingulo está separado del continente por un largo y profundo canal con el nombre de Río de Sancti Petri, que cruza el puente de Zuzzo, por dende ponetró en la Isla a, ejercito del duque de Alburquerque, quien, como ya heinos dicho, lo hizo cortar inmodiatamente. Ese lado mide unas tres leguas, contando sólo poco más de una la distancia entre 6. y el ángulo en que toca el istmo arenisco ya mencionado. Fuera del río de Sancti Petri, formando tamb én islacon los caños y pantanos que accidentan la parte exterior ya continental, tarreno peligrosfaimo para los que no conozcan perfectamente las veredas que le cruzan, se encuentra el amenal de La Carraca (1). La importancia de tal establecimiento, el primero entre los maritumos de nuestra costa peninsular, y bien abastecido de recursos inditares aun en aquella época de penurui, movió, más que nada, a su defensa, y sus autoridades,

Quien describe mejor el terreno de las salinas y los peli-

<sup>(1)</sup> Dies Gallano en sus Recuerdos de un aucumo al dar cuenta de la aparición de los franceses «No tardaron los franceses en acercarso al puente de Suazo. Entonces empezó 4 correr la noticia de que, adejantándose à reconocer las baterías algunos pocos dragones hubieron de aventurarso 4 pisar el terreno de las salinas, en el que se hundieron en allos y hombres hasta quedar sepultados lo cual se celabraba con risadas ponderándose el apuro que debieron tener al ir hundiendose en as fango, con la ferocidad con que celebra la passón la desventura de un contrario aborrecido »

como la de la plaza de Cádiz, lo mantuvieron siempre libro de la ocupación, siempre también ansiada, de los franceses.

Las defensas, sin embargo, de tan magnifica posición, como la general de Cádiz, se habían levantado y so conservaban para resistir, mejor que un ataque por la parte de tierra, el tantas veces y de tan antigue intentado é puesto en ejecución por la del mar Nuestros enerugos del continente habrían, viniendo do tan lojos, de suporar tales obstáculos y necesitar tanto tiempo, que era, al monos así se consideraba, nas que improbable su presencia al fronte de aquella plaza los que estentaban su fuerza en los mares, los que de dos siglos atras no reconocian contrapeso á su poderío naval eran los á quienos se había Lecho prees-e oponer todo ganero de repares para defenderse cor exito de ellos. La historia de nuestras luchas, 10cas veces interrumpidas, con Inglaterra en ese tiempo, habían Lecho manifiesta ese necesidad de hallarse Cádiz siempre apercibida; y a tal precaución se debian las afortunadas defensas de la ciudad herculea en la ultima centaria. La vasta bahia exterior estaba demimula por fuertes y baterías que la cubrían de fuego desde Rota hasta El Trocadero, desde los castillos





gros que se corren para su tráns.to en las operaciones de la guerra, ce D. Adolfo de Castro en su chadro histórico, titula de Cadrz en la guerra de la Independencia. Por cierto que señala como asistiendo á Alburquerque suna persona. Ilce, práctica en aquellos lugares. D. Estoban Sánchez de la Campa que se había presentado á servir en el cuerpo de Voluntarios de la fela con siete hijos, todos uniformados y armados á sus expensas. Alvear utilizó mucho sus servicios así los de guerra en las salmas como sus avisos y consejos para hacerlos más fructuosos.

sobre todo, de Santa Catalina hasta el de Matagorda, aquél, frente á la plaza y defendiendo el principal fondeadero, y éste, además, cerrando con el de Puntalos del lado opuesto, la entrada en la rada interior.

Bus defen-

Para la defensa de ésta, la de mayor interés en el caso presente, estaban destinados el ya citado castillo de Pantales, el llamado Fort Luís en la parte del caño del Trocadero, opuesta á la de Matagorda, los que de bían cubrir el establecimiento de La Carraca y las baterías levantadas para impedir el acceso á la isla. Con el fin de completar el sistema defensivo de Cadiz por la parte del mar, se habían de muyantigue construído el fuerte de San Senastián en el extremo occidental de la plaza, el de San Fernando en el centro del itamo que la une á la Isla Torregorda es el ángulo próximo de la misma, y el castillo, por fin, de Saneti Petri allí donde el río de igual nombre entrega al Océano sus aguas.

La proximidad del general Dupont, ya lo homos dicho, y la conveniencia, por otro lado, de inutilizar la escuadra del almirante Ros.lly, habían producido la construcción de nuevas fortificaciones, y, ya esas, con distinto objeto que las antiguas, con el de defender á Cádiz de un ataque por tierra y evitar la cooperación que pudieran ofrecerle las naves imperiales surtas en la bahía interior. El éxito asombroso de las armas españolas en una y etra de ambas jornadas, contribuyó á que también entonces «e descuidaran las obras ya empezadas ó en proyecto, hasta que, al comenzar el año de 1810, la nueva invesión de Andalucía, la derrota de nuestros ejércitos en S.erra Morena y la rendición de Sevilla provocaron de nuevo el temor do

ataques más formales y quizás decis.vos para Cádiz, única esperanza ya de España en tan extremo riesgo y en circunstancias tan affictivas como las en que la encontraba aquol año.

Así es que los trabajos de fortificación se reanuda- Nuevasforron con un ardor proporcional al peligro, y una vez señalada la Isla como la primera y más unportante posición, el verdadero anteniural de Cádiz, en su mejor estado de defensa, cifraron los gaditanos la esperanza de su salvación Estableciéronse, pues, baterías alli donde podía temerse un ataque, y como no faltaba arti.leria en establecimiento naval tan vasto, no tar daron en verse armadas tan pronto como, tomando á su cargo la defensa el de Alburquerque, cifró en su resultado el complemento de la gloria que había adquirido días antes al penetrar en la Isla con su ejército. Tuvo el Duque para todos aquellos trabajos un auxi liar que, no porque haya pasado desatendido de los nistoriadores del sitio de Cádiz, deja su nombre de merocer fama tan pura como imperecedera. De tal gozaba ya en Cádiz el capitan de navío D. Diego de Alvear y Ponce por sus anteriores servicios, especialmente por los prestados en la rendición de la escuadra de Rosilly, que el 2 de febrero era nombrado Vocal de la Junta de gobierno, seguridad y defensa de la Isla de León, acabada de crear, y, el dia 4 Comandante general de artillería de mar y tierra, por hallar en él, decía Alburjuerque de oficio, les conocimientes necesaries para el desempeño de este encargo (1) En las memorias que de-





En 1891 publicó su hija D.ª Sabina Alvear y Ward un notabilfaimo libro que contiene la «Historia» de su padre, don de aparece haber éste nacido e. 13 de noviembre de 1749 en

jó, publicadas recientemente por su hija, puede leerse «Muchas eran las fortificaciones que de castillos, fuertes, baterias y demás defendian a toda la isla de ataques por el mar que la rodea; pero ahora se requerion mayeres aim contra los que por tierra la atacarian, y el primer cuidado de Alvear se dirigió à este, construvando nuevas baterias que sumentaran la defensa del Puento Suazo, adonde llegó á colocur hasta riem prezasdo artilloria, do gran calibro muchas, quedando en biertas y defendidas con todas las reglas del arte, y perfectamento fortificado aquel paso, acompañado y costonido por las que cetablecio tambien en el Portazgo, Salimas, Gallineras, Sancti Petri y etras menes considerables que éstas, pero todas tan bien situadas. que dominaban todos los decombarcaderos y demás puntos más expuestos á ser atacados. Contando siempre con que la principal y mejor defensa de la isla de León son las numerosisumas salimas que la circundan con tan ingemoso laborinto de caños, charcas y desaguaderos, que cuando se anundan queda la ciu lad re-

Montilia, de finetre familia castedana, haber entrado d'esrvir en la Armada el año de 1770 y, después de largas é instructivas navegaciones, formado parte en las divisiones que fueren enviadas à la demarcación de límites de las vastas colonias de España y Portugal en la América Meridional, A su regreso de misión que resulto tan útil para la patria como hoarosa para su autor, Alvear fué hecho prisionero en la Medes, una de las cuatro fragatas españolas asaltedas en plena pas por los ingieses el é de octubre de 1804 junto al cabo de Santa Maria de Portugal no sin anies haber visto percer á su esposa y siete hijos al volares la Mercedes, co la que se había él trasbordado por rasón de su cargo de Visyor General de la escuadra. Vuelto de Ingisterra, donde contrajo nuevo enlace, en ciclembre do 1805 fué en 1807 nombrado Compario provincial de Artilloría de Marina y Comandante del Cuerpo de Prigadas en Cádia, ha lándose en sea destino al tener lugar los sucesos que estamos redricado.

deada por un inmenso foso de agua de mar de más de dos leguas de longitud por cerca de una de latitud. quedando todo aquel terreno fangoso y encenagado y de todo punto impenetrable aun para individuos aislados, como no fueran salineros muy prácticos, y conmayor razon para cualquiera clase de tropa ó ejército armado. Es una maravillosa defensa natural que tiene aquella ciudad; si bien se requiere sumo cuidado y esmero en reparar de continuo los desperfectos para conservarlos en sus inundaciones completamente intransitables para el enemigo, de lo que con una gran constancia se ocupó siempre el celoso comisario Alvear, abora como Comandante General, y luego después como Corregidor y Gobernador nulitar y político que fué de la misma isla; por lo que nunca abrigó el menor temoz de que los franceses pudieran entrar en la isla de León, que quedaba á su completa satisfacción, perfectamente asegurada y defendida por su extensa banda oriental con éstas, y las tres líneas de baterías que para sostenerlas se habían construído y tenía artitladas» (1).

<sup>(1)</sup> La sefiorita de Alvear tiene que hacer la apología de su padre. Eso es lo más natural del mundo y mucho más mereciéndolo el ilustre marino, tan entendido como valeroso. Pero hay en sua elogios algo de injusto para otros que allí merecie ron, del mismo ó superior modo, bien de la patria. Sin negar mérito à Alburquerque parece querérselo rebajar, y no poco, en circunstancias precisamente en que se hiso sobresaliente, à punto de formar la aurecla de gloria que ha hocho inmortal su nombre. Porque esos trabajos de Alvear, dígase lo que se quiera, son posteriores à la entrada del Daque en la Isla de León, lo cual está comprebado no tan sólo por el testimonto de Castaños que, según tenemos dicho, halló el puente de Zuszo vigilado por un inválido, sino que por el del mismo A.burquerque en su «Manifesto» dende des «Quando yo llegue con un pequeño exército à la Real Isla de León estaba aquel punto, único, y verdadero antemural de Cádiz, en tal estado Indefenso, que à haberse atrevico las tropas francesas que nos seguian, á

Estas y otras obras de fortificación se empezaron. con efecto, al acercarse los franceses, al mismo tiempo que se desmantelaban las antiguas que defendían las bahías, para que no se valieran de ellas contra las fuerzas navales españolas é inglesas, reunidas alli.

Refuerros d'Porque al poco tiempo de aparecer les enemiges al la guarnicien frente de Cádia, el poqueño ejército de Alburquerque había recibido considerables refuerzos, ya de ingleses, como dijimos anteriormente, que se establecieron en la Isla, ya de nuestros compatriotas que la Regencia se apresuró á llamar de los puntos de la Península más próximos y acudieron inmediatamente; ya, por fin, de los gad.tanos mismos que se organizaron en cuerpos, cuyos servicios deutro de la plaza fueron de la mayor eficacia y utilidad. Las tropas de todas armas que tuyo aquel ejército, parte entoncos del de Extremadura, llegaron a formar en 1.º de abril tres divisiones de Infanteria, de las que una de vanguardia, mandadas por los brigadieres Lardizábal, Latorre y Polo, y una de caballería, puesta á las órdenes, mas tarde, del de igual graduación D. Santiago Whittingham. La suma total de fuerzas de línes, sin contar los ingleses admitidos en la isla, se elevo así, á la de 17 000 hombres y 1.700 caballos, con más, repetimos, los parsanos de Cádiz llamados voluntarios distinguidos, cuya-

hacer un ataque denodado, la lala hubiera caido en aus manos, y Cádis no hubiera tardado en tener la misma suerte.» «Posetdo, como yo estaba, continúa, dal objeto de salvar á Cádiz, me vieron todos trabajar noche y dia en hacer construir las defenma más indispensables.... >

Para éso, precisamento, sa valió de Alvear, y cierto que no tuvo por qué arrepentirse según las muestras que la dió el Duque de consideración y aprecio y que constan en el libro, Historia de aquel Morino.

dirección obtuvo el citado Alvear, pero reduciendo en general su servicio al del interior de la plaza (1). En ese punto, Cádiz llevo su patriotismo á emular á las demás poblaciones, hasta entonces sitiadas, en la creación de fuerzas populares de todas clases y condiciones. Los prelados de religiones se ofrecteron con todos sus hermanos á formar un cuerpo que, con el título de Brigadas regulares de honor, se ocuparan en el servicio de la artillería, en la confeccion principalmente de cartuchos, á no ser en el caso de ser atacada la batería, en el que la defenderían también con las armas. Si hubo de aplazarse la organización de este que un historiador llama extravagante cuerpo de Brigadas de honor, no por eso dejaron muchos de los en el alistados de prestar sus personales servicios entre los demás defensores; y si, como dice otro, no puede afirmarse qué habrían hecho los gaditanos puestos en grande apuro y sujetos á los más duros rigores de la guerra, lo que les tocó hacer, añado, lo hicieron bien, portándose como buenos españoles. No les cupo la suerte de Zaragoza y Gerona, ni aun la de Astorga ó Ciudad Rodrigo, y eso por la posición de su ciudad, aislada y y capaz de recibir todo género de auxilios del exterior de su recinto, pero, no por eso debe ponerse en duda que se hubieran ofrecido á iguales ó parecidos sacrificios, á la misma fatal y cruenta suerte que ha hecho la gloria de aquellas insignes poblaciones.

De la Marina, ya hemos apuntado que había en las radas de Cádiz gran número de buques de guerra, así españoles como ingleses, con fuerzas sutiles, sobre todo,

<sup>(1,</sup> Véase el apéndice núm 1.º

las mas propias para la defensa de la Isla. Mandaha la escuadra inglesa el a mirante l'urves, y la española D. Ignacio de Alava, unilituado en esta oficiales de gran mérito, de que había much simos ou nuestra Marina de guerra y que acababan de hacer prueba de és, así en Trafalgar como en la delensa de Cádiz contra los peritérimos de la Gran Bretafia. La que pudieramos llamar escuadrilla de cañoneras, bombardas y demás buques menores, destruados á impedir el paso de los franceses á los puntos mas accesibles de la Isla y á amenazar y combatir á los enemigos que as situaran en el literal de Rota á Puerto Real y Saucti Petri, estaba regida por D. Cayetono Valica, infatigable en su tarea de hostilizarlos sin cosar (1)

Primeros ataques de Víctor.

A les intimaciones de Victor y del Intruso, tan enérgicamente contentadas por Venegus, Alburquerque y Alava, sucedieron intentes de ataque, dirigidos, como los primeros que eran, á abrirso los franceses paso

<sup>(</sup>i) Era incontestable el mérito de Alava, sobre todo desde la ocupación de Tolon por las escuadras española é lagresa en 1793. Su conducta, después, en Trafalpar le grangeó el aprecio de todos, así de sus compatriotas como de sus enemigos en aquel terrible combate.

Sobre Valdés hay un elogio merecidírimo en un libro que acaba de publicarse con el diulo de Menoures et Souveurs du Baron Hyde de Neurs la, Discurrienco scure in de Trafaigne al legitisma francés al pasar per Cácl a en 1806, escribia. «Hacian se sobre todo senchos curpos é su jefe de cetado mayor (de VIlleneuve que, sia haber bosho un solo disparo de cafión, abandoné la linea con custro navios y fué 4 hacerse, prender en el cabo de San Vicente, mientres que un capitán reparol. M. de Valdey (Vaktés) que estaba é sus órdenos volvió al fuego enviandole 4 decir que la orden del almirante en jefe cetaba per sucima de la suya y que, en el combate, él nu veis otro camino que aquel que conducta al combate. Aquel bravo oficial hisoprodigios de valor, y todos reconocian que la nota española, regida por el almigante Gravina, secundo un cuanto le 166 pusible 4 Vibraruve, ĉefe se mostro qui sás excesivomente vale. roso, pues que se la vió constantemente en el friego.

per el único camino que existía para entrar en la Isla. el del puente de Zuazo. Pero, no tan sólo fueron rechazados en ellos, sino que, adelantándose los nuestros por el arrecifo que seguía el enemigo, lograron alejarlo lo bastante para podor desahogadamente establecer una gran batería, la llamada del Portazgo, con que pusieron aquella avenida al abrigo de todo ataque para lo sucesivo. Uno de esos ataques, el más recio quizás en aquellos días, tuvo lugar el 9 de febrero, y debió ser el que mejor hiciera á los franceses comprender la mutilidad de repetirlos por aquella parto del río de Sancti Petri. La artillería, regida y hasta apuntada por Alvear, produjo tal estrago en los asaltantes del puente, que, retirándose decisivamente. dieron ocasión para que, avanzando á su vez los espanoles, lograran, según acabamos de decir, establecorse entre las salinas, con lo que el mo y La Carraca quedaron inatacables (1).

Geramb, un coronel húngaro que vino à Cádiz admirado de la conducta de los españoles en aquella guerra, dios en un

TOMO IX

<sup>(1)</sup> La hija de Alvear describe muy detaliadamente aque la acción que no se ve citada del mismo modo en ninguno de los historiadores del sitio de Cádis. Un poco hiperbórica nos parece la relación, lo cual, repetimos, no es de extrañar, pero, coincidiendo en sus términos generales con la de los primeros ataques de los franceses, es más que verosímil, sobre todo en lo que ataña á los resultados conseguidos en aquellos dias por nuestros con patriolas.

Gaiiano dice en el interesante libro de sus Recuerdos «No sé por qué no la disputaron dos franceses à Alburquerque) la posesión de tal punto. Ello es que, teniendo condiciones para la defensa iguales à la del puente mismo, y además la ventaja de ser punto más avantado, se plantó allí una batería llamada del portazgo la cual no fué ni suquiera formalmente atacada por el enemigo durante los treinta meses que siguió al frente de aquella España en compendio, y el poder que se d lataba basta las ruberas del Báltico hubo de respetar aquellas obras de pobre aspecto pero de verdadera fortaleza.»

Dasia enteness y con tal escarmiento, redujeron ses franceses à bioques un sitto que limbian cretic seria obra de poco tempo y anu monos esfucrso, los poquiermos que acababan de emplear en el pase de Sierra-Morsua, por tan formidable considerado, y la conquieta de Sevilla, en que temian enceptrar etro Zaragosa é Gerona. Y no es que no existicien en la ribera de la rada intener puntos desde los cuales se pudiera hostilizar à los buques surtos en ella y à in cuadad muena, como sucudería luego establemendose en el Trocad so y en al fuerto demantelado de Matagorda, pere no tenían los franceses à mano la artilleria conveniente, ni la muchisima de que se habian

Ithes que después publico en l'audiner ellers din unbiendo que variou où nice del batado. Mavor se habian miciantata con al Duque de Alburquerque à reconocer las posiciones del ensurigo, monté à caballo y me coloqué corea del Duque que estada dando dedence. Viéndole muy expuesto, la dija: General, reférèse de agué, se vais à hacer mater Aponas habia proferido ana palabras cuando una bala fria firé à heririe en la megitis y cayó en el cuello de su unitorne. General, me dijo con una sure al indi administio ofreciencion elu, fomadia como repute de un especial que se retaren. Firm ármed cualente perque con encatre um forme de accar y encelvas conferences entre unite expuesto que yo de mecanto Mitord decirco que supe apreciar aquel reguio do un compañoro de armas y admirar con caracter caballerance que no se halla mán que en hapaña y en las noveles.

Galiana conoció à Geramb y lo describe como auno de los series más origina su que se han visto de Europa Hamado con justo ili ilo a sin di el hacén do terrerab, el cusi, lingudo à Calia fué becho brigadise del ejerciti, y tomande esta gracia sumo nen ic, por lo desproparcionada à su merito, assondió un seguida à mariceal de marpo, pid énducolo mil previonas por la ceriodad del primer favor, aunque los servicios posteriores le personaje tan favorecido co redujeron à pascarso por Cadia con un uniforme extravagante, lieno de eniaversa, à hacense reguir por los aucturet so, à duras à conocur en las concurrencias per mil extrazesas y jactancias, pintandose ensi como un riva de Napoleón y en iras en breve à Londras, donce publicê una obia con su retrato grabado a, frente, contando de su quirs cia su Cadia mil patradas con estilo y lange de noveja, e

apoderado en Sevilla tenía el alcance necesario. Hacía falta, además, una flotilla, siquier diminuta y de pequeñas barcas, ya para mantener las ahadas disiantes de los puntos ocupados por el ejército sitiador, bien para acercarse, amenazar y hasta combatir las posiciones que los sitiados estaban fortificando cada día más sólidamente en la Isla y el istmo que la une á Cadiz. Con ninguno de esos recursos, en tal caso indispensa bles, contaba el mariscal Víctor hasta entonces, y ni aun con las tropas necesarias para e, cerco de posición tan extensa y accidentada. ¡Gracias á que tuviera las suficientes para castigar las salidas que intentaran los españoles ó sus ataques por mar á los fuertes ó baterías y á los pueblos que él había ocupado en la costa! Tan lo comprendía así el duque de Bellune, que desde los primeros días no cesó de pedir al de Dalmac a marinos que pudieran manejar las cañoneras que se hicieran llevar de San Lúcar, artilleros que sirvieran las muchas piezas cuando se llevaran de Sevilla con sus municiones, por supuesto, y muchos más infantes de los que formaban su cuerpo de ejército. No estaba Soult de humor para facilitar tales recursos a su colega, cuya misión envidiaba, la de conquistar e. último baluarte de la independencia española. Así es que Víctor se halló, por algún tiempo al menos, impotente para toda otra acción que la de mantener á los defensorce do Cádiz dentro de su posición, de la que, s.n. embargo, no tardaron en dirigirse varias veces sobre la retaguardia y los flancos de las suyas, aunque no con el éxito decisivo que buscaban.

Parece que, rostableciéndose, con todo eso, la conquerque y la Junfianza en Cádiz y manteniéndose vivo el agradecimien- ta de Cádiz





to de sus habitantes hacia el valiente ejército y su adimirable jefe que los habían salvado de tan inminente y transcendental poligro, remaría entre ellos, la milicia y el Gobierno supremo de la nación, una franca é inalterable concordia. Nada de eso.

Aquella Junta, cuyo espíritu calificaba de s*enal* un historiador inglés, y cuyo patriotismo llamaba judio otro alemán, se había engreido á tal punto con la popularidad obtonida al tiempo de su instalación y conlas incultades que la había dade la Regencia, que llegó á creerse suprema y hasta árbitra de los destinos de la nación, que consideraba ha larse pendientes de la suerto do Cádiz, puesta, creia ella, en las manos de sus vocales. Y hallando obstáculos para su gestión en las necesidades del ejercito acogido á la Isla, falto de todo, vestuario, equipo y sueklos, que Alburquerque, como su general en jefe, reclamaba cual era de esperar, se irritó con el ilustre procer, libertador de Cadiz, hasta desplegar contra é, las iras todas del comerciante que cree se atenta á su dinero y el mandón advenedizo que tems el desprecio de su improvisada autoridad. La pugna se hizo tanto más grave cuanto que el Duque fué nombrado desde los primeros días de su llegada Presidente de la Junta; y aun cuando la Regencia, reconociendo los motivos por que Alburquorque no podría. assetir con frequencia à les sessones por llamar preferon mente su atención les asuntes militares, le nombró un segundo, D. Andres López Sagastizábal, que le substituyera, su personalidad eminente y sus cargos de Capitán general de los cuatro reinos de Andalucia. y de Gobernador de la plaza tendrian que resentirse doblemente con la oposición que le ofrecieran sus colegas de la Junta, tan por bajo de él en diversos conceptos. Tan de buena fe y con tal espíritu de conciliación se conducía Alburquerque en sus relaciones con la Junta, que impetró de la Regencia la supresión de los cargos de intendente, contador, tesorero y de las oficinas á ollos anojas en el ejército de su mando, y el nombra miento por aquella corporación de un comisionado en clase de pagador que deberia entenderse con los comisarios de las divisiones para las revistas y pago de las tropas «Se podía llevar á más la deferencia de autoridad tan alta hacia la Junto<sup>9</sup> Comprendia el Duque, y motivos se le dieron para ello, que aquellos senores teman empeño en manejar los candales públicos para, así, ejercer mayor influencia y mirar por el reintegro y utilidad de los fondos que hubieran adelantado; y á fin de darles cuantas seguridades apeteciesen á esos fines, provocó y consiguió una resolución que, de se guro, repugnaría á su conciencia y deberes militares.

No bastaron, sin embargo, tantas complacencias para calmar la susceptibilidad de aquellos señores, negociantes ante todo, ni satisfacer su vanidad, exaltada por las adulaciones de los gaditanos y las debilidades de la Regencia.

Era de entre sus deberes, si no el más urgente en el Duque, puesto que habría de llevarse la preferencia el de la defensa de la Isla, sí de una indispensable atención el de mantener el ejército en tal estado de entusiasmo y de disciplina que pudiera responder con la satisfacción tan recomendada de sus individuos, á la alta misión que se le había confiado, muestra, á la vez, de la gratitud que se le debía. Y como no era asequible ese estado si se le tenía desnudo, mal alimenta-

do y sin paga, Alburquerque tuvo que solicitar y muy luego exigir de la Junta cen qué atender à tan perentorias necesidades, comprobandolas siempre con los informes y consiguientes demandas de los demás generales y jefes de cuerpos que no cesaban de recordar la miseria y desnudez en que se vela á sus subordinados. La Junta, con todo, se hacía la sorda y la ciega, no contestando á tan justas reclamaciones en espera, a veces, de mayores y más extensas facultades que ambicionaba y creía alcanzar con la demora de sus resoluciones en puntos que tanto interés inspiraban (1).

No tratamos de escatimar á la Junta popular de Cádiz los elogios que merece por no pocos de los servicios que pudo prestar á la ciudad herculea y á la nación española toda, pero de lo que nosotros debemos en justicia concederle á lo que sus panegiristas pretenden para su gloria, hay una gran distancia. Uno entre ellos, el Sr Vargas y Ponce, marino ilustre y académico distinguido, ha llevado á tan alto la expresión de sus alabanzas á la Junta, que no parece sino que á ella sola se debe la independencia de España. Dice en uno de los parrafos de su libro Servicios de Cádia desde anoccovii á anoccovii «Lo que no se puede omitir es el indecible ardor con que la Junta gaditana arma de nuevo, paga con prontitud, viste con decencia, mantione y alimenta sin escasoz los campoones que acom-

<sup>(1)</sup> Dice el Duque en su mambesto cha desnudez de mu exército estaba á la vista, más de un mes se había pasado, y ningón afán se vela por remediarla ¿Quién crela que tenía la Junta de Cádiz detenidas setecientas piezas de paño, esperanco á ver si les daban el manejo de los candales públicos, para si no ganar ocho reales en vara?

pañaron al general Alburquerque y les muchos más que se fueron allegando. ¿Falta el caudal público? ¿Se mira de todo punto agotada y exhausta la Tesorería? Aquellos representantes apelan á las suyas propias, al fruto de su sudor, á la esperanza de sus familias. Representante hubo que en cierta estrechez acudió solíci to con cien talegas de á mil pesos.»

¡No sin motivo concedían los gaditanos á Vargas ol primer premio de los ofrecidos á los escritores de las glorias de la ciudad!

Pero des verdad tanta belleza?

Porque los estados oficiales correspondientes á los días de marzo de 1810, en que la Junta daba á luz el Papel ó representación dirigida á Alburquerque rechazando sus asertos sobre las necesidades que sentía el ejército, están ahí por demostrar que esas faltas eran reales y no se había provisto hasta entonces á ellas (1). Para contestar al Duque victor esamente según creía la Junta necesario si había de conservar inatacable la autoridad que se abrogara hasta sobre la misma Rogencia, no sólo factó á la exactitud que exigía la reputación de aquellos documentos, sino que, segun dice

<sup>(1)</sup> Sobre ésto dice Nápier «El espírita vensi de aquella Junta, la apatia del pueblo, la deblidad de la Regencia, la miseria de las tropas, la grande extensión de las posiciones, el descontento de los marineros, la escasez de víveres y las maquinaciones de los franceses, que contaban con muchos partidarlos suyos entre los hombres del poder, todo concurría á poner á Cádiz en perigro inminente.

Pues sólo à la Junta podía achacarse la miseria de les tropas, el descontento de los marineros y la escasez de víveres, porque precisamente por aquellos dias ilevaron à l'ádiz seis millones de duros procedentes de Méjico dos buques ingleses, el Euthalion y el Undaunted, y muy pocos después otros slete millones de duros, también, y à 000 fusiles, los españoles Algeciras y Asia que venían de Veracrus y la Habans.

un gaditano, parte, de consiguiente, irrecusable en tal polémica y testigo de aquellos sucesos, traspaso los límites de la justicia, y más todavía, y de una manera escandalesa, los del decoro; liona (su carta) de groseras invectivas á un personaje digno de la más alta consideración, cuando no por su elevada clase, por sus servicios (1).

Con recordar que al entrometerse á dar consejos al duque de Alburquerque llegó la Junta á calificarse de Cuerpo superior gubernatiro, se comprenderá á que grado de alt. vez llevó sus pretensiones de mando, que ese mismo compatriota de sus vocales que acabamos de citar decía de ella: «Pero también es fuerza decir que con sus servicios creció su desafuero, aspirando á cutrometerse en todo, y desmandándose cuando encontraba obstaculos á la satisfacción de su interés ó de sus pasiones.»

Y, con efecto, tal fuerza llegó á adquirir en Cádiz la tal Junta, que la Regencia, que había hecho recoger el citado papel por considerarlo deciado por la imprudencia y la imprevision, acabó por admitir al Duque la dimisión, que la presentó, de todos sus cargos, nombrándole Embajador extraordinario en Londres (2) "A



<sup>(1)</sup> Memorias de D. Antonio Alcalá Gallano

<sup>(2)</sup> Allí escribió su justamente celebrado Manificato, si rebosando en la ira que no podía menos de provocar en él la desatentada conducta de a Junto de Cádiz, lleno de datos y argumentos quo nunca fueron satisfactoriamente refutados, y de rasgos de un patriotismo que ni comprender supieron sus industriales impugnadores.

Poco tiempo después moría el tiustre general extraviada la razón por tamaña ingratitud á sus eminentes pero nada apreciados, servicios.

tal punto se rebajó el Gobierno supremo de la nacion cepañola ante una reunión de hombres elegidos por una ciudad sola y que no tardarían en merecer á nuestros mismos ahados los ominosos carificativos que con harta pena hemos consignado hace pocol

Mucho distrajo de tan desagradables incidentes el Acción del cuidado que imponía la presencia de los franceses 16 de marso situadores de Cádiz. Precisamente el 16 de marzo, día on que había visto la luz pública el papel de la Junta á que homos becho alusión, verificó el ejército una salida que, aun cuando con el nombre de pasco militar, acabó por parar on acción honrosa para las tropas españolas y en escarmiento para las de sus enemigos en las immediaciones de la ría de Sancti Petri Tomaron parte en esa acción varias divisiones, mandadas por los generales Girón, Copóns y Lacy, que apoyadas por los barcos y fuerzas del arsenal de la Carraca, que regía el jefe de escuadra D. Ramón Topete, desembarcaron sobre las salinas despejándolas de los francesos, que las ocupaban, hasta la casa del Coto, la Torrebarrera y el molino de San José, sin exper.mentar mas bajas que las de un soldado muerto y cuatro oficiales y 91 individuos de tropa heridos, de los que 17 escoceses del regimiento núm. 79, que también tomó parte en el combate, al lado del 20 º portugues que no suírió baja ninguna.

Aquella acción, reconocimiento ó pasco, que de las Huracán del 6 al 0 de tres maneras puede llamarse, sirvió, á su vez, de le marzo. nitivo á la pena y á la preocupación que habian producido los estragos de un huracán que, empezando el 6 de aquel mismo mes, duro hasta el 9, desencadena do y terrible; tanto, que hizo á los gaditanos recordar

el que sucedió á la gloriosa derrota de Trafalgar, al que, si no en duración, superó en violencia.

Los buques surtos en la baltia exterior, anclados allí para que no llegase á ellos el fuego de la artillería. francesa que los hubiera destruido de permanecer en al puerto ó surgidero interior, hubieron de sufrir principalmente los efectos del temporal. Y como las naves españolas, entre las que se contaron perdidos tres na víos, uno do ellos La Concepción, de tres puentes y el de mayor porte entonces de nuestra escuadra, una Iragata, otra corbeta y varias morcantes, sufrieron también las inglesas y portuguesas del almirante Purvis, perdiéndose completamente el navio Maria que formaba parte de las últimas. Todas ésas, empujados por las clas y rotes les cables que las sujetaban, se fueron à la costa, haciéndose imposible el socorrerlas, tal y tan incontrastable era la fuerza que desarrolló el viento (1). Y no paró en eso la deedicha de los infolicos tripulantes de los barces en su naufragio, perque los francesos desde las baterías de la costa los cañonesron sin cesar un momento en su fuego hasta con bala roja, anadiendo á los efectos del temporal los más destructores aun de un incendio imposible de sofocar on circunstancias tan enticas y lamentables

<sup>(1)</sup> Dice un testigo presencial, chiacta à los acostumbrados à escena tan aterradora como lo es la que presenta la
casi aislada Cádis cuando, movidas las olas por un viento parecido, aunque no igual, ai huracáu, amenazan tragame aquella tierra baja, expuesta à los efectos de az juria, horroriasban
el ruído del mar y del viento, la atmésicas cargada de pubes,
la espama marina cayendo à la par con la liuvia, los edificios
estremecióndose a los recios embates à que oponías resistencia, al parecer, si bien no en realidad, por demás fiaca y procaria. A los venidos de tierra adentro hubo de ser objeto de
pasmo y terror espectáculo tan horrible y grandiceo.

Aquel tristísimo suceso tuvo más consecuencias to- El del 16 de mayo y davia, pues que enseñó á los franceses que yacian pri- evas. on de sioneros en los pontones españoles, el camino de su prisioneros evasión en otras acasiones que se les pudieran ofrecer parecidas á aquellas.

Entre los 4 000 próximamente que eran esos prisioneros, había más de 1.000 oficiales y muchos de éstos marinos de los que se rind.eron con la escuadra del almirante Rosilly, expertos, de consiguiente, en la manera de aprovechar, cuando no impedir los accidentes del mar. Así es que aleccionados, repetimes, con lo sucedido en el temporal del 6 de marzo, acometieron en otro que acaeció el 16 de mayo la arriscada empresa de, arrostrando la furia de las olas, aprovecharla en busca, siquier temeraria, de su libertad Veian enfrente y como dispuestos á ayudarlos á sus camaradas y compatriotas, y puesta su confianza en el esfuerzo propio y en la esperanza del aux.lio que nunca habrie de negárseles, se arrojaron á una aventura que, si no nueva, pues la habían visto ejecutar á los españoles, en el temporal que siguió á la jornada de Trafalgar, ha pasado siempre por extraordinaria, tales son los peligros con que amenaza. En lo más recio del temporal los prisioneros encerrados en el navío Castilla sorprendieron á sus guardas y, cortando después las amarras que lo sujetaban, dejáronse llevar del viento que los condujo á la costa próxima al Puerto do Santa María, donde, como esperaban, fueron acogidos por los situadores de Cadiz con el mayor júbilo. Esto era en la noche del 15 al 16 de mayo, y diez días después, corriendo el doble mesgo del mar y del fuego que los demás barcos españoles é ingleses les hicieron al

verlos metidos en igual empresa que los del Castilla, la imitaban los prisioneros del Argonanta que, si no con la misma buena fortuna, la llevaron también á cabo. Estos dirigieron el navio hacia el Trocadero, perseguidos por las lanchas cañoneras de los aliados que los iban hostilizando. Defendíanse los franceses como podían desde las obras altas del navío, con tanto más ánimo cuanto que velan á sus camaradas de tierra acudir en su auxiho con lanchas que llevaban montadas en carretas. La marcha era lenta como la de todo buque desprovisto de aparejo, de modo que mucho antes de peder varar en la cesta comenzó á incondiarse, con lo que la situación de los tripulantes se hizo sumamente precaria. Algunes pudieron salvarso en las lanchas francesas y otros arrojándose al agua y ganando la orilla á nado, pero muchos fueron muertos y no pocos se ahogaron.

Y he ahí de dónde arrancó el pensamiento de trasladar los prisioneros de Dupont y Rosály a otro punto en que no ofrecieran los peligros ni la facil.dad de fugarse que en Cádiz; no ha lando el Gobierno español otro que reuniera mejores condiciones para ese doble objeto, que la isla do Cabrera en las Balcaros, tan vigiladas entonces

Do esa traslación, de las condiciones en que se hizo y de la lamentable historia de los que la sufrieron, con tan tristes colores pintada y con no peca exageración, trataromos en lugar correspondiente sin que escaseemos las consuras que merezca, pero destruyendo también las más que injustas inculpaciones de que se nizo y todavía se sigue haciendo tema entre los historiadores enemigos nuestros en aquella contienda.

Los franceses prisioneros en los pontones de Cádiz lucieron lo que debian, ya que se les presentaba ocasión de conseguir su libertad, proporcionada por el temporal y favorecida por la tan inmediata presencia de sus compañeros de armas en la costa próxima, pero no se extrafie tampoco que la Regencia tomara medidas, siquier severas, para que no se repitiera una evasión que, como la del 16 de mayo de 1810, aumentaba el número de los que tenían puesto sitio á la que en tales días era metrópoli de la nación española y único naluarte de la independencia patria

Entre uno y otro de aquellos accidentes había teni- Pérdida de do lugar tambien, y con caracteres y resultados más graves para la defensa de Cadiz, la pérdida del fuorte de Matagorda, guarnecido por los ingleses desde su establecimiento en la Isla de León.

Desde los primeros días del sitio comprendieron os franceses lo útil que les sería la ocupación de aquel castillo para acercar sus fuegos á la plaza, extenderlos á la Isla y la Carraca é impedir la, de otro modo, libre y expedita comunicación entre las dos bahías. Tenían dividida la inmensa zona del bloqueo desde Rota à Sancti Petri en tres grandes secciones. Una comprendía el terreno que se extiende entre el primero de aquellos puntos y el río de San Pedro con el Puerto de Santa María en su parte central, bien atrincherado como depósito el más importante del bloqueo y con el castillo de Santa Catalina y algunas baterías de costa sobre la gran bahía exterior. En el extremo opuesto de la línea, Chiclana era la base de todo e. sistema de obras de ataque dirigidas contra la Isla,

desde Torrebermeja, en que se apoyaba la izquierda





de aquella posición, hasta el Zurraque, con todo su frente sobre les salinas à que antes nos referimos y en áltimo término la ría de Sancti Petri en que aquel caño considerable y cien otros desaguan. La sección central contonia la vasta zona comprendida entre los ríos de San Pedro y Zurraque, donde se halla Puerto Real, que los franceses habian también atrincherado fuerton onte como coutro que lba a ser del ntaque principal con que esperaban, si no la conquista de Cádiz, la de puntos de donde afligirla con sus fuegos y despejar quizás de las naves aliadas e, puerto interior y bombardear la Carraca, inexpugnable por el lado de tierra. Porque delante de Puerto Real se encuentra la ancha longua de tierra conocida por el nombre de El Trocadero, península arenisca é cortada de caños, cuyo extreme occidental va á formar el paso de una à otra de las bahías con un saliente del istmo tantas veces citado entre Cádiz y la Isla. Esa península está dividida. en dos partes casi iguales por un anchuroso y hondo caño que tiene su misme nombre, el del Trocadero, en cuya desembocadura y sobre uno y otro lado se alzaban los dos castillejos de Matagorda y Fort-Luis, que podían cruzar sus fuegos entre si y con una gran batería, la de Puntales, situada en el saliente del istmoá que hace un momento nos referiamos. Era, pues, el Trocadero una posición excelonte para estrechar el bloqueo de Cádiz, y Matagorda un punto de acción tanútil para oso objeto á los franceses como peligroso para los españoles y para sus aliados, á cuyos barcos tanto podía danarse desde él y, cuando no, estorbar sus operaciones en el puerto y la bahía.

Los ingleses lo habían conocido en cuanto obtu-

vieron la autorización de establecerse en la Isla; así ee que, aun estando como Fort-Luis desmantelado, lo ocuparon el 22 de febrero, esto es, once días después de su llegada. Los españoles lo habían abandonado como todos los fuertes que se hallaban fuera del perímetro de la Isla, considerándolos, según tenemos dicho, más propios para la defensa centra un enemigo procedente del mar, que de quien hubiera de atravesar toda la Península, cual entonces sucedía, para sitiar por tierra à Cadiz. El general William Stewart, que fué mandando las primeras fuerzas inglesas que acudieron en auxilio de Cádiz, vió las cosas de otra ma nera; y entre las varias posiciones de la Isla que hizo fortificar, bien inut.limente por cierto, puesto que era imposible su ataque, metró en Matagorda un destacamento de tropas de marina, otro de infantería y unos cuantos artilleros que, la misma noche en que ocuparon el fuerte, dispusieron en él un alojamiento suficientemente sólido para resistir un ataque brusco (1). Y lograronio por el pronto. Los franceses, al observar el establecimiento de los britanos en Matagorda, intentaron, con efecto, desalojarlos de él; pero siendo de las de campaña las piezas con que rompieron el fuego, y ayudando al de Matagorda los de Puntales y de algunos buques que anclaron á la inmediación, los franceses dejaron para más adelante, para cuando contaran con artilloría de grueso calibre, el repetir el

<sup>(1)</sup> Stewart l.egó de Lisbos á la Isla con 2.000 hombres el li de febrero. Pronto se le referzó con otros 1.000 procedentes de Gibraltar, y el 17 con un regimiento portugués, é inmediatamente con otras tropas británicas hasta formar entre todas cerca de 5.000 hombros, con número también considerable de artilleros.

ataque. Animados con seo, los inglovos pretendian extender las fortificaciones por el Trocadoro, creyendo sin duda poder estorbar así el bombardeo de Cadix y ayudando, á la ves, al establicimiento de los orpatioles en las salmas próximas al puente de Zuazo, por donde, se nos figura, podía amenazarse mejor la línea del bloqueo, así por verificarlo de flanco como por la comunicación que allí cabía conservar con las fuerzas que acudieran del campo de Gibraltar y la Serranta de Ronda (1).

Para cuando llogó de Sevilla al campe de los atiadores la artilleria de grueso calibre, tan abundante en aquella Maestranza, había pasado bastante tiempo que emplearon en tener en juque el fuerte de Matagorda, ya que no podían combatido operativamento. Los de

<sup>(1)</sup> Nápier que ne ve de parte de los sepañoles más que terpenas per la de los generaises y cobardía por la de los seldados, estampa en eu libro los reflexience signientes:

eLes españoles, dice, solo texian algums obras al otro indo de Sancti-Petri, y ésas estaban mai calculadar; son baterias en isomitans estaban mai nituadas, sus air acturamientos en la lengua de t erra, en la embocadara del casas, por el lado del mar no tenían fueras alguna, y la Carraca, que habtan arriado con ciento cincuenta piesas, hallandosa llena de maderas de construcción, porta ser fácilmente lacendiada. Las defensas intersorse de la lala estaban descuadadas por completo y cuando ar andonaban los importantes puestos de Maiaporda y el Trocadero, avanzaban aca baterias basta la unión lel camino de Chiclana con la carretera en las saimas, se decir, á cosa de media legua más allá del puenta de Zuaza, y por consiguiento aquellas baterias se velas expecetas, sin sostán alguno, á los ataques de fianco por tierra y aqua.»

El Napser hubiera publicado el parrafo este en aquellos disa del sitle, tornariase por un error, nada extraño en calculas militares; pero dado a lus posteriormente, hay que tornarlo por torpeza insigne, porque la historia toda del sitlo de Cadis lu desu sente um pletamente hi establecimiento tambiés de Victor en Cibelana y la batalla que lleva el nombre de esa pobleción, son la prueba más concluyente del ningún fun damente de las opiniones de Nápier en ese punto.

fensores no se descuidaron en fortificarsa lo posible: y ya que no podían aumentar las obras del recinto. consistente en un cuadrado con luneta hacia el campo, en el que montaron siete piezas, únicas que en el cabían, hicieron acoderar á sua fiancos un navío de à 74 y varias cañoneras que lo protegieran. En cambio los franceses construyeron al apoyo de las casas del Trocadero algunas baterias que el 21 de abril abrieron un fuego mortífero sobre el navío y la flotilla hasta obligar á todos aquellos barcos á cortar sus amarras y retirarse. Entonces lo rompieron sobre el fuerto que, sin socorro alguno, mai podía resistir la acción de cuarenta y ocho cañones y morteros que destruyeron sus obras hasta no dejar en pie más que un débil parapeto en que era imposible se sostuviera su flaca guarnición. De 140 hombres que componían esa fuerza, quedaban fuera de combate 64, á las treinta horas de haber comenzado el fuego, y el general Graham que ya había relevado á Stewart en el mando de las tropas inglesas de la Isla, envió algunas lanchas para que recogiesen á los restantes y se volara el baluarte ó rebellín que aún quedaba en estado de servir á los enemigos.

Así cayó el fuerte de Matagorda en poder de los franceses, á quienes no prestó su ocupación los servicios que de ella esperaban ni mucho menos los que temía el general inglés que tanta importancia la daba. En Cádiz no produjo ninguna alarma sino en los mo- Fatado de los ánimos en mentos del fuego ensordecedor à que dió lugar, como Cádiz. no la había producido la fuga de los prisioneros franceses, tal ora ya la confianza que se abrigaba en la situación, defensas y recursos militares que poseía la

Toro ix

ciudad. Acudían, por otra parte, y de todas las de la Ponínsula, cuantos, dotados de medios para vivir con alguna independencia, repugnaban mantenerse bajo la férula del gobierno intruso y más aún tedos aquellos que buscaban al calor de uno legítimo seguridades de todo género, tranquilidad de conciencia patriótica y hasta posiciones, empleos ó cargos que satisfagan su amor propio ó los alivien en los trabajos y escaseces que, de otro modo, hubieran de arrostrar.

Había, pues, en Cádiz, ademas de sociego materul, efecto de la segundad de que nunca podría ser conquistada, el contento de verse allí reunidos los elementos políticos que constituyen el nucleo y la fuerza. de un gobierno y los sociales también de la corte, ya que la esclavitud en que gemían los soberanos la quitaban su más brillante y característica representación. Allí adomas afluían extranjeros ilustres de las potencias enemigas de la Francia y de les mal avenidas conel predominio que pretendia ejercer sobre todas el emperador Napoleón, abundando especialmente los ingleses, tan interesados en la suerte de aquella posición, más que por nadio, ambicionada por ellos Contodo eso la vida en Cádiz se babía hecho agradable no oscascando las distracciones ni los objetos de otro lado. indispensables para que fuese cómoda, ya que abundaban los comest.bles 4 no altos precios y los artículos de toda clase y aun de lujo. Cuantos se hallaren en Cadiz duranto el sitio pouen de manifiesto en sus escritos la animación continua en que se vivia, y aun cuando por los días á que nos vamos refiriendo no estaba abierto el teatro ni se habían hecho numerosas y frecuentes las tertulias, los asuntos de la guerra, los

de la política, que muy luego absorberían la atención general y la multitud do amigos ó conocidos que se reunia en los puntes más sofialados de la ciudad, la dieron el carácter, según acabamos de indicar, de una corte, si diminuta, en paz con el mundo entero (1). Como que entre los innumerables emigrados que ya albergaba Cádiz, tantos que la Junta oponía á veces serios obstáculos á la admisión de muchos en el puerto, había sobre 4.000 en que se contaban varios grandes de España y títulos, magistrados y ricos propietarios de Madrid y las provincias, seguidos de sus deudos y servidumbres, y los candidatos, por fin, á diputados de la asamblea que ya no podía tardar en abrir sus sesiones.

Esta era, con efecto, la preocupación que tenía á

<sup>(1) •</sup>La calle Ancha, dice Galisno, por les mafianes, la inmediata plaza de San Anton o, cuando era posible passar en ella al sol, ó según la frase españo.a. que tanto golpe (a á los extranjeros, tomar el so., y la alameda, pobre y les entonces, pero con deliciosas vistas, estaban atestadas de gonte.»

Si eran pocas las casas en que se recibia á los forasteros, no faltaba alguna donde se reunieran los más influyentes en la suerte de aquella siempre hispitalaria ciudad. Véass lo que cuenta la señorita Alvear de las reuniones de la casa de sus padres «Fl Ministro plenipotenciario de Inglaterra, Sir Heary (Enrique Wellesley hermano del Duque de Wellington, que el 6 de abril babía presentado sus credenciales y renovado los testimonios de amistad de su Gobierno; Mr. Vaughan, at. primer secretario y los segundos, el general en jefe de la división Ing esa Sir Thomas Graham, Wittingham, que le cra de la caballería, los coroneles Maitland, Macdonald y otros, los al mirantes y jefes de las escuadras inglesa y española, los generales Biaque, Eguía. Lacy Copons y todos los demás, los consejerce y altos empleados del Gobierno: los mismos Regentes y entre etios muy especialmente don Javier Castaños, todos, en fin, se complacian en asist r á squedas gratas reun ones que les ofrecía tan agracable solas en medio de los continuos trabajos que les abrumaban, las penosas inquietodes que les asaltaban y la terrible incertidumbre en que vivian, por decirlo m(.)

todos embargada la atención, esperando que si se acertaba á imprimir una marcha conveniente á la gestión política en España, se animaría aún más el espíritu público contra los invasores, aun armados, como decian ir, con el doble prestigio de sus victorias y de los reformas políticas y sociales obtenidas por la Revolución.

Valiéndose también de aquella relativa tranquilidad que proporcionaba la confianza en que no sería
conquistado Cádiz por los franceses sus situadores, se
colebró con la mayor pompa el segundo aniversario
del Dos de Mayo, con asistencia del Cardenal Borbón,
el Nuncio de su Santidad, los Regentos y cuantas au
toridades, misiones diplomáticas y emigrados madrilenos albergaba la ciudad y su Isla, y se celebró, además, con una función marcial, haciendo las tropas
una salida por el puente do Zuazo, en que lograron
desalojar al enemigo de las trincheras que andaba
construyendo frente a Chiclana, y dostruirlas, como
dice un cronista de aquellos sucesos, por medio del hieero y del fuego.

Con no menos pompa pero sí mayor ostentación se celebró en Cádiz la fiesta enomástica del Rey Fernando. El día anterior, 29 de mayo, los Rogentes, que hasta entonces se habían mantenulo en la Isla, se trasladaron á la ciudad, alojándose en el gran edificio de la aduana no sin que en el tránsito se les hicieran los honores correspondientes á la dignidad real que representaban. Su objeto, al verificar la entrada en aquel día, había sido el de solemnizar el siguiente de un modo que, lo mismo que á los gaditanos y á sus huéspedes, españoles y extranjeros, hiciera compren

der á todas las provincias del Reino y á las naciones aliadas ó enem.gas de Napoleón, que allí había un gobierno representante legítimo de su cantivo soberano, y que no cejaría en su patriótico empeño hasta, aunque á fuerza de los mayores sacrificios, llevar felizmente á cabo la misión restauradora que se le había confiado. Así es que el día de San Fernando des plegó la Regencia aun mayor boato que el anterior, anadiendo á la formación de las tropas, á las salvas de los fuertes y la escuadra, al empavesado de las naves y al repique de las campanas, una solemnísima recepción ó corte á que concurrieron ministros, cuerpo diplomático, grandes, prelados y generales, cuanto encerraba Cádiz de más brillante y autorizado de la monarquía española.

Pero fuera de esas ocasiones verdaderamente extraordinarias, y de las que provocaban los ataques parciales pero incesantes de los situadores á nuestros puestos avanzados, y las salidas y reconocimientos que hacían los situados, ya para adelantar sus puestos por la parte de tiorra ó para .mpedir con las fuerzas navales la construcción de las baterías enemigas ó destruir las ya levantadas, en Cadiz reinaba la mayor eferves cencia política. Y era, que no hechas aún las elecciones para diputados á Cortes, y á pesar de ignorarse la fecha de su convocatoria y reunión, se presentaban ya los síntomas de las divisiones y de los partidos que habrian muy pronto de aparecer entre los que iban probablemente á constituirlas, muchos de ellos residentes ya en Cádiz Presertíase un part.do franca mente reformador que suponía las variaciones que se introdujesen en el gobierno y la administración inte-



riores decisivamente influyentes para la prosecución y éxito de la guerra. Se descubría otro que, aun viendo en los principios democráticos la salvación de España como nación libre políticamente y culta, no pensaban fuera á triunfar del fiero conquistador que tanto la estrechaba con sus hasta entonces invencibles armas. Y se dibujaba también otro, el más numeroso en las masas populares, que creia el triunfo de la causa nacional que se disputaba en los campos de batalla, radicando tan sólo en el mantenimiento de las anteriores entiquísimas instituciones tan arbitrana, injusta y cruelmente atropelladas y disueltas por los, más que sunguinarios, salvajos fautores de la revolución francesa

Cádiz, con tales elementos en su se to, se había hecho escenario de las controversias, mejor aún, de las disputas más acaloradas en las reuniones particulares y hasta en los cafés y las plazas, donde se quería preparar la opinión que en las Cortos, después, debiera prevalecer desde sus primeros acuerdos, decisivos, en concepto de muchos, para la gobernación del Estado en adelante. En aquellas polemicas discutíase la política general de Europa y hasta la del universo entero, influida por los sucesos que la ambición y las miras, tan avasalladoras como elevadas y aun fantásticos, del nuevo César habían provocado por doquier llevara sus armas ó el influjo de sus trastornadores cálculos. Los sangmentos atropellos recientemento cometidos en Suecia contra su legítimo y caballeresco monarca, el espectáculo de tanto soberano como parecía humilar su cabeza ante el tirano de la Europa esperando de di la gracia de su propia corona é su destitución, y las generosas resoluciones, rebeldías que llamaban algunos, de otros que parecian esperar un momente favorable para sacudir tan humillante yugo, eran temas que servian en Cadiz para apoyar ó combatir las ideas de unos ú otros de esos partidos. Sólo se veía á España sublevada y resistiendo valiente y con una tenacidad sin ejemplo al Coloso; con tal fortuna, á la vez, que las demás naciones sólo en ella también pontan su esperanza para el día en que, cansados de tantos esfuerzos y tanta sangre como los que le costaba la temeraria empresa. como tan fácil considerada más de dos años antes, le obligaran a desistir de ella. Caídas, sin embargo, em poder de los franceses las mejores fortalezas, batidos los ejércitos sin lograr impedir la invasión de las Andalucías, único refugio de la independencia española, y á punto de verificarse la de Portugal, de donde se pretendía arrojar á sus únicos ahados de acción eficaz y salvadora, los hombres más ilustrados de los tres partidos iban á ensayar el nuevo elemento que pudiora activar aun más el fuego patriótico que temían acabara por apagarse con tantos reveses como los sufridos últimamente. Estas eran las ideas y las frases que se cruzaban en Cádiz dominando á los valientes y á los tímidos, á los que esperaban y á los desesperados, ansiosos todos de que no se retardara un acontecimiento como el de la reunión de las Cortes, decisivo, en su concepto, para la suerte de España. Lo mismo que en Cádiz se pensaba en toda Europa, en Inglaterra particularmente, donde, aunque libre por su posición y su fuerza maritima de igual peligro que el corrido en el continente, temíase que el bloqueo continental. haciendose completo, concluyese por arruinar su .n-





dustria, su comercio, su influencia, por fin, en el resto del mundo.

Como el sistema de un mundo, dice un insigne historiador, está unido á S rio, así la suerte de Europa y quizas la del globo estaba ligada á la de Cádiz; porque para la independencia de las naciones, la libertad de la civilización, del espíritu y la educación de los individuos, se miraba aquel punto con una muy temerosa expectación ¡Y cuán grandioso y alto se mostraba allí al mundo aquel espectáculo! Pasarán elglos, mi llares de años antes de que Europa vea otro semejantes ¿Lo verá acaso jamás? ».

Expedición A Ronda.

Pero sea que la arrogancia española no consintiera la duda siguiera de la causa de tal admiración; sea que los primeros y afortunados accidentes del aitio de Cádiz inspiraran una confianza que fuera de la Península se tomase por exagerada y sebrudamente jactanciosa, lo cierto es que ni en la plaza ni en la Isla se abrigaba temor alguno de que ni una ni otra caveran en poder de un enemigo que cada día aparecía más rudamente escarmentado y sun retraido de las operaciones más ordinarias de la guerra de un sitio. A talpunto se llevó esa despreocupación que, no satisfecha la Regencia con la seguridad que ofrecia Cádiz en cuanto á sus medios defensivos, se propueo hacer fuera de su recinto y el de la Isla excursiones que, llamando la atención de los situadores sobre la retaguardia. y flancos de sa linea, la debilitaran en su fronte, cl que ofrecía mayor poligro. Y guardando el mayor secreto para mejor sorprender al enemigo, salio de Cadiz el 17 de junio una división de tropas que el 19 desembarcaba en Algeciras, compuesta de poco más de 2 000 hombres de los regimientos de la Reina, Canamas é Imperiales de Toledo y el primer batallón de Guardias Españolas. Mandábala el general Lacy que, después de conferenciar con el gobernador de Gibraltar sin otro éxito en su pretensión de algún refuerzo de la guarnición inglesa de aquella plaza, que el de situar en Casares una fuerza de 1 000 infantes que, en unión con los del general Valdenebro, allí establecido, survieran así como de reserva ó apoyo suyo para el caso de haberse de retirar, se metió por la Serranía de Ronda, decidido á acometer á los franceses del general Girard que ceupaban Coin, Alhaurín y Mijas En Gaucín supo Lacy lo considerable que era la fuerza que, al saber su jornada, se había encerrado en Ronda, guarnecida con unos 1 000 hombres de todas armas y varias piezas de artillería en su recinto y el del castillo, apoyada, además, por mas de otros 3.000 que operaban Lacia Grazalema y Ubrique contra las varias partidas españolas que ya indicamos en otro capítulo se habían levantado y recorrían todo aquel país. Esas partidas, en aumento cada día, ocupaban algunos puntos, decididas a defenderlos; y Lacy, reforzado, aunque escasanente, por tropa del provincial de Sigüenza, de la igera de Valencia y Alburquerque y algunos patriotas de la Serranía, las animaba aconsejando, sin embargo, á sus jefes el repliegue en caso prociso sobre su posíción de Gaucín

La empresa sobre Ronda bien se veía como fracasada, ya que era imposible proseguirla con tan corta fuerza; por lo que Lacy hubo de limitarla á elentar la insurrección interin se ofrecia ocasión para, según el plan del general Serrano Valdenebro, citado también





anteriormente, acometerla de nuevo con mejor esperanza de éxito Consistía ese plan, al que se adhirió Lacy, eu dividir la fuerza en tres cuerpos principales que, sin cosar en sus operaciones sobre el enemigo, no lo atacasen nunca en masa sino que, ocupando los puntos más fuertes, las asporezas y desfiladoros do aquel tan fragoso terreno, lo hicieran aisladamente ó en combinación hasta que, privado de medios de subsistencia y de comunicaciones, tuviera que abandonar Ronda, Grazaloma y la Sorrania de Villaluenga que, ari, y sólo así podrían ocujar los españoles. Seria necesario también aliminar de la división elementos que pudieran perturbar el orden necesario en ella, licenciando todos aquellos paisanos que no se considerasen útiles en ir omentos oportunos, y trazando un proyecto de maniobras, más que de ataque, de reconocimiento sobre les puntes ocupados por el enemigo, que siempre aparecía concentrado, apoyadas en los montos y essullejos existentes junto á la costa, se mantendria siempre expedita por mar ó por tierra la comunicación con San Roque, base de todas las operaciones. Pero Lacy. encontró el país en el mismo estado de división que cuando meses antes lo recorrian Becerra, Ruiz y tantos otros guerrilleros tan indóciles como valerosos, y comprendió la inutilidad de penermionto alguno que tendiese a operar militarmente según él lo entendía necesario. Avanzo, sin embargo, el 24 bacia Ronda y Grazalema, de cuyo último punto se le había avisado salían los franceses pero en el camino supo que, en vaz de alejarse, caminaban los enemigos 🛦 Gaucín, dondo é había do ado el batallón de Guardias custodiando posición tan importante, su cuartal general desde que penetrara en la Serranía Ya estaban, con efecto, los franceses en Benadalid, y se supo que por otros caminos se dirigian también distintas columnas con el empeño de sorprender á Lacy y asestar un golpe decisivo á su división. Afortunadamente los Guard as logra ron resistir valientemente, y el enemigo, envuelto, a su vez, por las tropas de Lacy, los patriotas que lo iban observando y el patallón de Valencia que, al retroceder de un reconocimiento sobre Grazalema, quedó naturalmente á retaguardia suya, hubo de retirarse ar resuradamente á sus posiciones de Ronda. Con ésovolvio Lacy sobre esta ciudad, á cuya vista se hallab. el 28 de aquel mismo mes, despues de un violento combate en que el batallon de Valencia y A.burquerque, puesto siempre sobre la pista de la columna principal francesa, la obl.gó cerca de Bonoajan á precipitar su retroceso experimentando pérdidas de bas tante consideración En la proximidad ya de Ronda pudo Lacy convencerse otra vez de la inutilidad de sus esfuerzos para reconquistarla, y volvió á Gaucín, situando alguna de sus fuerzas en una posición interme dia y las partidas de patriotas en observación de las entradas de la Serrama, así para no ser sorprendido como para poderse dirigir sobre cualquier punto que amenazaran los franceses.

Si había fracasado el plan de la reconquista de Ronda, no así el de producir la alarma del ejército francés de Andalucia, que distrajo parte de sus fuerzas para atender a las de Lacy, cuyo numero y combinaciones no le era facil calcular y menos destruir. Y reforzadas las tropas francesas de Ronda con otras procedentes de Sevilla y con algunas de las del cuerpo del

mando de Sebastiani en Málaga, que se dirigieron, aquellas à la Serranja también y éstas à la costa priucipalmente, todas ellas con sus combinaciones y maniobras obligaron a Lacy á, dejando asegurados algunos puntos, va de por si fuertes, embarcarse en Estepona y Marbella, al amparo de buques ingleses que lo transportaron, como á todos los auyos, al campo de San Roque Ayudóle á ver.ficar el emparco, sin premura ni ahogos, una diversión ejecutada sobre Jimena por el general Abadía, recientemente nombrado Comandante de aquel campo, quien, preocupado con la idea de que Lacy se mantuviera on Casares, punto que había elegido para la concentración de sus tropas, la hacía para llamar hecia el la atención de los enemigos, denunciandole á la vez los pel gros que correría, de no retirarso prontamente à Gibraltar (1). El 12, pues, de julio daba Lacy al general Blake, que lo era en jefa de aquel ojército, parto de tedas sus operaciones anteriores, y

La sacribía «Y crayéndome con un deber religiosistmo. de manifestar à V. S. francamente mus ideas y sentimientos, no me es posible ocultar à V. S. que de decklires, por el parti. do de conservarse en la posición de Casares, sólo resulta una gioriosa defenas, peopia de la digna opinión que V. S. sa merece y de los valientes de em división, mas al fin la patria perderá esos dignos brasos, y las justas esperanzas que tenga fundadas en ellos para tiempos más felicos. Un vigoroso bioquee de parte del enemige le condenarà à V. S. desde et primer momento à privaciones de la mayor autidad, y à este seguirà la fatalidad que es consiguiente, no pudiendo V. S. contar du mode algune con fuersas movibles que impengen al enemigo, y que protejan los convoyes y demás auxilios, siu los quales estarán V. S. y su división reducidos á una completa nulidad. y condenados infallblemente á la más humillante sueris de la guerra.s

el 17 desde la Venta de Guadiaro, á que volvió á avanzar, se lo daba de cuantas habían ejecutado sus subalternos y comandantes de las fuerzas sueltas y guerrillas que pululaban por toda la Serranía. Todas estas fuerzas, inspirándose en su patriotismo y en las instrucciones de Lacy, no habían descansado un momento para acosar á los enemigos establecidos en Ronda y en observar, agredir y envolver á los que en su marcha combinada sobre Gaucan se propusieron copar, como suele decirse, la división española toda que se había recogido en aquella población. No habían las columnas francesas seguido un camino cuyos flancos, montañosos todos, no encontraran ocupados por las partidas de los españoles que los acompañaban con su fuego, anunciador para Lacy del peligro que corría. El General elogia en ese parte la conducta de todos y en particular de D. Juan Becerra, citado antenormente, y de otros jefes de guerrilla que no habían perdido nunca de vista las columnas de los franceses y acometidolas incesantemente (1). Y cierto que lo merecía el famoso

<sup>(1)</sup> Esa recomendación resultaba, sin embargo, pálida ante la qua mereció el comportamiento de un simple soldado, cuya hazaña, verdaderamente extraordinaria por ella misma y por el desinterés revelaco a, ejecutarla, hemos tenido la fortuna de describir con todos sus detalles en otra parte para ejemplo y gloria de nuestras ciases de tropa. Baste aquí reproducir las frases con que el general Lacy la anunció y luego la extendió la Gaceta por todos los ámbitos de la monarquia. Dice así el órgano oficial de la Regencia, correspondiente al 14 de agosto de 1810 «Al mismo tiempo tengo el nonor y complaceada de recomendar por conducto de V. E á 8 M., la noble y valerosa acción del gastador del batallon de Canarias Felipe Gallardo, que, retirándose la tarde del 8 de avisar á una guerrilla del mismo cuerpo, se halló en el camino de Casares entre los dragones enemigos, de los quales hizo uno prisionero y lo conduxo hasta el mismo Casares. La generosidad y nobleza de este verdadero soldado español ha igualado á su valor, pues habiendo

partidario de la Sorranía como otros varios, paisanos distinguidos sucesores de los Ruiz y Juan Soldado, ó militares como el coronel Valdivia, herido y prisionero junto á Marbella y el de igual grado D. Juan Antonio Barutell, comandante de los voluntarios de Valencia y Alburquerque que tanto se distinguieron en aquella expedición.

Aún hubo Lacy de permanecer algunos días en San Roque, hasta el 28 de julio, esperando las órdenes de su general en jefe, después de las manifestaciones que le iba, cada vez con más instancia, haciendo de ser inútil su estancia allí, tunto por haber logrado desbaratar los planes del enemigo, obligándole á llevar sus fuerzas, necesarias en otra parte, como por el peligro que de ese modo correría la división expedicionaria. Quizás pequen les comunicaciones de Lacy de alguna exageración respecto á la inutilidad de su permanencia al frente de la Serranía, donde iba á dejar abandonados á sus solos esfuerzos á los guerrilleros que en élla mantenían la lucha y á la guarnición del castillo de Marbeha, de cuya neroica conducta daremos luego cuenta. Su priesa por volver á Cádiz so pone, quizas también demasiado, de manifiesto, pero sería, y así nos lo hace suponer su actividad nunca desmentida, por verse agredido y acosado en aquellos últimos dias por tantas fuerzas de las l evadas de Sevilla por los franceses, que se consideraria ante ellas impotente para proseguir la diversión mili-

yo mandado se le diesen 8 onzas, ha hecho presente las agradece, que se le perm ta no admitirlas, y que sólo apreciará una distinción, que espero de la bondad de S. M. se le conceda en obsequio de su verdadero mérito, publicándose para estímulo de los demás...



tar que se le había encomendado, conseguida, después de todo, en su concepto (1) Y la prueba mejor Ladel Conde la exactitud de esta nuestra apreciación está en bla.

que un mes tan sólo más tarde salía el mismo Lacy
para otra expedición muy semejante en su objeto, el
de distraer á los franceses de Andalucía de sus trabajos en el sitio da Cádiz y de su campaña en Extremadura, donde los generales Ballesteros y Copóns no daban tampoco punto á la tarea de impedir su acción
sobre Badajoz y para establecer por los flancos sus
comunicaciones con Cadiz y el ejército de Portugal

La expedición al condado de Niebla fué aún más breve que la de Ronda.

Aquella junta de Sevilla que, al huir la Contral á Cadiz, se había constituído de nuovo en suprema de la nacion y dictado á toda España las órdenes más apremiantes para su defensa, repartiendo entre los generales que la componían, ó los en su concepto mas hábiles, los ejércitos de operaciones, y que, al acercarse los franceses, se había salvado por Triana con las pocas tropas que quedaron á su devoción, buscó su refugio en Ayamonte, donde continuaba considerándose tan indiscutiblemente soberana como antes de haberse proclamado la Regencia. Pero aventada de allí también por Ahremberg, según dijimos, siguió su emigración hasta un establecimiento mezcla de político y militar, ya que ella lo ocupaba, donde reunió los unicos medios de acción de que aún podía disponer

<sup>(1)</sup> Schépeler atribuye esa priesa á que Lacy hallaba aquel testro demasando pequeño para él, y sñado en nota harto ma liclosa: «La atrata á Cádiz igualmente una inclinación excesi va al bello sexo »

con la que pudiéramos llamar su escolta al huir de Sevilla. Ese establecimiento estaba formado en la isla de la Canela, que con la Cristina y algunas otras areniscas é insignificantes constituye el dolta del Guadiana en la desembocadura de este río. La regidencia de la Junta en el islote atrajo á el muchas de las gentes del país temerosas de los atropellos que cometían los franceses, familias enteras que se apresuraron á construirse chozas y barracones, ya que no otra cosa, en que albergarse, autoridades y soldados que naturalmenta habían de necesitar con los nuevos huéspedes almacenes de víveres, hornos y, por fin, depósitos do armas y municiones. La isla de la Canela llegó así á constituir un refugio para los patriotas que peleaban en la provincia de Huelva, cuya única garantia, es verdad, estaba en la falta de medios navales en los franceses y en la vigilancia que por la parte del mar ejercian las fuerzas aliadas y por la de tierra el general Copóns, que maniobraba en la raya de Extremadura así como de vanguardia de Ballesteros y del ejército de la Izquierda.

El general Lacy salió de Cádiz con unos 3.000 hombres en una escuadri la do fuerzas sutiles españolas é inglesas regidas por nuestro capitán de navio Don Francisco Maurelle y el britanico M. Cockburn, desembarcando el 23 de agosto entre las torres del Oro y de la Arenilla, dos leguas próximamente de la barra de Huelva. La operación se hizo de noche, y á la una de la madrugada del 24 estaban nuestros expedicionarios en marcha sobre Moguer, acompañados á lo largo del Tinto de varias lanchas en que pudieran cruzar uno de los afluentes de aquel río que corta el camino

y de algunos faluchos destinados á proteger á la división con el fuego de su artillería. También remontó el Tinto Maurelle con otros faluchos para desalojar de Palos el destacamento francés que lo ocupaba, el cual fué atacado á la vez por la cabeza de la columna que, despreciando el fuego de tres piezas que defendían la población, lo arrolló y persiguió hasta Moguer, donde entró confundida con los fugitivos, causándole bastantes bajas y haciéndole algunos prisoneros. Ahremberg llamó á si á los franceses que tenía en San Juan del puerto, no lejos de Moguer, y con ellos y la fuerza que conservaba intentó el desquite de su descalabro de la mañana; pero todos sus ataques fueron rechazados hasta que cerca del anochecer hubo de abandonar el campo y retirarse decididamente en dirección de Niebla y después hacia Sevilla. Copóns, á quien no se había anticipado la noticia de aquella expedición, acudió, sin embargo, desde Castillojos, donde se hallaba, y ocupó Niebla, ya que no pudo llegar á tiempo para envolver las posiciones francesas de Palos y Moguer. Pero puesto Ahremberg, á quien equivocadamente se supuso herido de gravedad, en precipi tada fuga á Sevilla, Lacy crayó, como en Ronda, haber terminado con su misión en Huelva; y el 29, después de una vana tentativa sobre Sau Lúcar de Barrameda, estaba de regreso en Cádiz, defraudando así las esperanzas de los habitantes del Condado que, entusiasmados con la presencia de sus compatriotas en Moguer, se habían comprometido no poco ayudándoles y colobrando su hazaña Habiase, con todo, alcanzado el objeto principal de la expedición, el de distraer á los franceses de Andalucía del sitio de Cádiz en parte, y

Tono IX

de su campaña, en otra, de Extremadura, hacia la que los empujaban las órdenes de Napoleón.

Instalación

Todo eso, repetimos, demuestra la confianza en de las Cortes que se vivía dentre de Cádiz, en la de que los sitiadores carecían de medios para hostilizar la plaza, ni siguiera la Isla, que cada día iba recibiendo todo género de recursos defensivos, hacióndola puede decirse que inexpugnable. Así es que el movimiento de los ánimos se dirigia principalmente á las resoluciones políticas de que se esperaba por muchos, como veremos luego, la regeneración de la Patria, más afligida, en su concepto, de la manera de ser y hasta de los vicios de sua antiguos organismos que de la acción de las armas enemigas.

> Y vamos a entrar en el examen de un período histórico, bien ageno á nuestras aficiones y del que hasta ahora hemos rehuido ocuparnos, según lo ponen de manificato las primeras declaraciones estampadas en este libro, movidos del pensamiento, casi exclusivamente militar, de referir las hazañas de nuestros padres en lucha tan excepcional y hacer el examen de las operaciones que con tan rara constancia, siguier con fortuna varia, llevaron á feliz y glorioso término sus generales. De tal manera, con todo, absorve la atención desde ese momento la acción política, reconcentrada en el seno del Congreso reunido en la Isla gaditana desde los últimos meses de 1810, que resultaría manca, según suele decirse, la presente historia si, negando á esa acción la importancia que entrafia, se la negara tembién el amplio espacio que merece en alla. Nos referimos á la reunión de las Cortes, con tauta insistencia pedida por los pue-

blos y sus juntas desde el principio del alzamiento, acordada por la Junta Central y dispuesta por la Regencia al ser instituída ésta y dada á reconocer La Central se había despedido en su docreto de 29 de ene ro disponiendo la celebración de las Cortes, según habia antes anunciado en 1.º de marzo; encomendándola á la Regencia, si la defensa del reino, decia, en que desde luego debe ocuparse, lo permetiere En consecuencia, se expedirían las convocatorias, así á los prelados y grandes que debieran formar el estamento de dignidades, como á los procuradores de las provincias de España y América que iban á constituir el popular. Después de varios considerandos dirigidos á demostrar las dificultades que la Junta había encontrado para no realizar antes sus deseos y les de la opinión pública, dábanse en aquel decreto instrucciones detalladas acerca del modo de expedir las convocatorias á que antes nos referimos, de las condiciones que habrían de reunir los llamados é las Cortes, la composición de las juntes electorales de los diputados de América y Asia que, por estrechez de tiempo, no pudieran ser elegidos en sus provincias respectivas, así como para los de España correspondientes á las localidades ocupadas por los franceses, la manera de ser admitidos en las Cortes, los procedimientos para preparar los trabajos en que éstas iban á ocuparse, y hasta de la designación de los que debían presidirlas en representación del Soberano, y los reglamentos, en sintesis, con que debieran regirse para sus tareas y discusiones (1).

<sup>(1)</sup> En el Apéndice núm, 2, puede verse integro squel decreto.

No había la Regencia, elegida ya en tal fecha y tomando posesión dos días después, de respetar aquellas disposiciones en toda su integridad, y hasta procuró se olvidara su más importante objeto, el de la reumon de las Cortes, dando largas al asunte en los primeros meses de su administración ó procurando, al versa construtida 4 ello por las reclamaciones de los patriotas más exeltados y de la Junta de Cádia, demorarla con el pretexto de examinar y vencer los obstáculos que hallaba para realizarla debidamente y an las mejores condiciones. Ya consultaba al Consejo Real sobre si deberían ó no variarse algunas de las disposiciones dictadas por la Central ou sus postrinerias; ya al de Estado que, como el anteriormente citado, votó también por el establecimiento de una sola cámera, desechando el Estamento do los privilegiados como contrario á las nuevas ideas y á lo que recomendaba la conducta de los pueblos en la guerra entablada contra Napoleón. Otras disposiciones del decreto de 29 da enero, recibieron, de igual modo, reformas importantes, la de las condiciones, por ejemplo, que deberían reunir los elegibles, le cual venía á constituir un especie de sufragio universal, la de las facultados que habrian de ejorcer, que llogaban hasta acordar y resolver cuanto se propusiese en las Cortes en cualquiera punto. con plena, franca, libre y general facultad, y la amplisción en el número de los diputados ultramarinos. Bajo ceas bases so hicioron las elecciones en los pueblos libres de la ocupación francesa y aun en algunos 4 la vista miema del enomigo; y cuando eso no fué posible. se suplieron con las hechas en Cádis para que no resultara ninguno de aquellos un la debida representación.

Para con las colonias se adoptó un sistema parecido, ya que, aun cuando libres de la presencia de los franceses, tardarían los diputados elegidos en ellas en llegar á Cádiz y tomar parte en las deliberaciones de las Cortes.

Y refiriéndonos á aquella muestra de la absoluta Participafraternidad que se establecia entre los iniembros todos las celonias. de la familia española dando participación á las colon.as, así como en la Regencia, en la confección de las leves y, por consiguiente, en la soberanía que desde el primer día se atribuyeron las Cortes, decimos nosotros. «¿Era prudente esa medida en las circunstancias en que se hallala España? Al dar existencia política al nuevo mundo descubierto y traido á la civilización por la madre España, ¿creían los que la representaban aquí en la gratitud del hijo llamado á su emancipación al derrumbarse la casa paterna, dada ya a. olvido por nuova familia, intereses croados también lojos de ella, y ambiciones suscitadas por la emulación y hasta el despecho de distinto estado y diversas costumbres? Que la medida cra imprudente, vinieron luogo los sucesos á demostrarlo con elocuencia abrumadora para los unovadores Disculpáronla, sin embargo, y más en aquellos momentos, un equivocado espíritu de justicia y la conveniencia de satisfacer a la opinión, arraigada ou les provincies de Ultimmar, de que, si tanto contribuían á aliviar á la Metrópoli en sus apuros con los recursos que la enviaban, justo era que en cambio las hiciese partícipes en sus acuerdos para el igual reparto de derechos y garantías en la que se pretendía como necesaria regeneración política del país de que ellas docian formar parte integran-



to (1) De fanesta ha sido calificada por algunos la presoucia de los dipatados amorienzos en las Cortes de Cadia, y algo debe justificar censum tan severa el que se hava siempre negado tal concurrencia en l'aginterra, al país clasico del segunos parlamentario, y al que se haya hocho extensiva à España er l'estiempre er que sólo se ha tratado de muitar los procedumensos harto sgualitarios de los revolucionarios francismos el período mas álgado de sus extravios. Esta son ou España tam cobressivacion las pasacios con la falar y atropelladora con lucia de Napoleon, que, u prochamas la exce oucia de las praesques de 1789, em para mojor desimant el despotascio, u alitar que ejercia, que necetra juven-

Printpour dies sentenciaremente «Fi h) a llugado à su arocimiento, un consideré fuerte y her nose junto à su modre, sérminado su branc, y eto senturgo, la toftig o los goipes más rudos al ver que se tambalcaba »



Nosa tiene de extrafo que Toreno apro sue tan delicada. recolucion, tomada po la Junta Cenciar y compuen par la bagencia aunque con algante modificaciones pero, aun ari, venen come discusse autre an transcentental negate sabora, di e, pro los ciempos es habies cambiedo y confirmáticas mider annumente la appalda i de derochou de trobar les comatioles, europeos y ultramarines, menester sea que unos y otros concuerioson à un congreso en que aban à decidirse materine de la mayor importancia, focunte à toda la monarquia que entences so dilataba por el sebo. Requesicio ani la justicia, requeriale el interes hien entendide de los habitantes de ambos mandos, y la situación do la ponduoula, que para defender la causa de sa propia independencia debía grangear las voluntades de les que residina en squelles paises, y de cuya ayuda haten reports to red and suffection. Leaded in the own program on la práctica la decimentivo de la (granda). Il giones extendidad como las de América, con variedad de castas, con deevio en tre teine y prescupaciones, o recisti en el acousto probleman de ne fixel remain con. Agregations in facts de estad etimos, ja diferente y confues civimon de provincias y distritas y a, tiempe que m accentada para desenuaradar lai inheciata cuando in propie convergence le Cartre co dalla vagar, ni para pe tie netician & America, ni para unear de outre el polyn de los archiven ins mancany paremien que palacent avertgugen en Karoja s

tud estimulada además por los secuaces de los filósofos franceses, no se alimentaba de otros estudios ni se prometía resultados sino de la imitación de las teorías y las prácticas de sus convecinos, los fogosos oradores de la Convención. No hay escrito de aquel tiempo ní luego se orría en las Cortos do Cádiz discurso en que no se aspirase á esa imitación, en no pocos impremeditada é inconsciente, pudiera decirso, en algunos.

Con la censura por el llamamiento de los Ultrama. Le rinos á las Cortes, se relacionó la elevada en todas las testeras de la opinión contra los suplentes, cuya elección resultó hocha á fin do, mojor que satisfacer á las provincias que no habían podido realizarla, elevar á la altura de representantes de la nación personas que, usando de manejos, á veces groseros, do humillación ó de astucia, buscar en el Cougreso el camino de los empleos y dignidades á que, por otro, nunca podrian ó, al menos, deberían aspirar (1). Estos tenían contra sí,

<sup>(1)</sup> Lardizábal, el regente, los calificaba ede jóvenes y de hombres que ayer eran unos meros pretendientes alo experiencia alguna de mando, práctica de negocios, ni conocimiento del mando.»

<sup>«</sup>La Regencia, dice después, cabía muy bien que nad e, ní aun el Rey, tiene facultad para nombrar diputados en Cortes, sino las provincias é pueblos que son partes integrantes de la nación, y que, por consiguiente, nadie es ni puede ser representante de una provincia, ni obrar en su nombre legitimamente de modo que la provincia que e obligada á mantener y cumphir lo que él haga, sino aque, á quien la misma provincia haya dado sua poderes é instrucciones y obre conforme à elias ....

Al leer este panegírico de los suplentes nos ocurre pregontar. Que era el Sr. Lardisábal cuando se convocaron las Cortes con Ultramarinos y Suplentes? Pues regente.

no solo á los desairados entre los mil aspirantes que bullian en Cádiz al trempo de las elecciones, sino que también á los que cada dia iban llegando de las provincus invadidas con iguales ambieiones, muchos conmejor derecho por su autoridad ó influjo en elles. Y si de los americanos se dijo, que se entendían con los revolucionarios de allá y que ciertas cosas que se promorian en Cádis no podian tener otra mira que la de exisperar los ánimos de sus paisanos para que saltaran w engruesasen el partido de los insurgentes, à los expletites se les negaba legitimidad alguna en su nombramiento por no tener otro origon que la autoridad de la Regencia, que no la tenía para nombrar diputados á Cortos, ya que ni al Rey podía stribuíriola. Pero estas ideas emanando, como es de suponer, de los partidarios dal anterior régimen, si eran oldas no merecian sino el desprecio ni provocaban más que la ira en los que, de cididos por las reformas, no desennastían hasta varias planteadas. No faltaban, de consiguier te, ocasiones de ardientes polémicas, lo mismo que en las tertulias, de algunas de las que hemos hocho mención, en los sitios mas públicos y en la prensa, sobre todo, dividida yaen los bandos políticos que luego se mostraron paladinamento en las Cortes, Y deómo habían de faltar en 1810 cuando, transcurridos cerca de ochenta años de régimen parlamentario, alternados con catorce o más de guerra tenas y sangrienta en defensa de unos y otros principios, todavia se andan proclamando los que parecian vencidos desde aquella remotisima fecha? Se han hundido en el abismo de los sepulcros aquella generación y aun alguna de las sucesivas; la Enropa en la casi totalidad de sus potencias ha aceptado y practica el

Apertara de

parlamentarismo cuando no los sistemas de gobierno más democráticos; la idea liberal se ha abierto paso por entre las más antiguas y aristocráticas instituciones, y se han creado intereses, pero muchos, de esos que parece debieran arraigarla hasta hacerla incontrastable; y, sin embargo de todo eso, se la combate con un encarnizamiento que demuestra, mejor que revela, que aún subsiste la de un absolutismo que debiera tomarse por tan absurdo como anacronico.

Pero aquellas polémicas y los clamores que producían debieron acreditar la urgencia con que se solicita- las Cortes. ba la apertura de las Cortes que, por fin, se decretó cinco días antes para el tan célebro desde entonces 24 de septiembre de 1810 (1). La ceremonia de la instalación fué todo lo solenino que verdaderamente merecía un acto de tal transcendencia para lo porvenir de España, y en cuanto cabía con los aún escasos medios de que era dado disponer en una posición sujeta á rigoroso asedio, corte improvisada por un puñado de patrio tas con la esperanza, eso sí inextinguible, de su ingénito optimismo. Se había señalado para lugar de las sesiones el pequeño y pobremente decorado teatro de la Isla, en el que se reunieron los diputados después de prestar el juramento en la iglesia mayor de la villa de San Fernando. Las salvas de los fuertes y de la escuadra, las músicas de los regimientos y las aclamaciones del pueblo saludaron con su entusiasta estruendo é sus



<sup>(1)</sup> Decía así la real orden de 10 de septiembre: «El rey nues tro Señor D. FERNANDO VII, y en su real nombre el Consejo de Regencia de España é Indias, anstoso por el venturoso momento de apertura e instalacion del augusto congrero de las cortes, ha resuelto que se verifique en el día 24 del corriente » (Gaceta del 20).

armónicos acordes el advenimiento de una era que muchos esperaban sería la de la independencia nacional, que tanta sangre iba costando, y de una felicidad secial y política cual merceía nación tan gallarda y generosamente dedicada á obtener aquellos preciados bienes. El cardenal Borbón, único miembro allí, aunque desheredado, de la dinastía reinante, celebró la misa del Espíritu Santo, á la que siguió el juramento de los deputados allí reunidos que, si en desacuerdo algunos por sus exageradas desas de independencia política y su aspiración á las más radicales reformas, lo prestaron al fin para no iniciar su intervención en los futuros debates con una excisión que los demás croyeros prematura, y funesta además, para las nuevas instituciones (1).

Pero no tardaron esce mismos, tan estreches de conciencia política, en ensanchar sus corazones con la longunimidad que observaron en sus colegas para acoptar las reformas que en su espíritu revolucionario á la francesa llevaban ideadas.

Instalados en el desde aquel día célebre teatro de San Fernando, de cuya sala se había hecho la de las sesiones con la distribución conveniente de trono para la Regencia, mesa para la presidencia y bancos para

Las palabras subrayadas fueron las que no querían jurar los arriba aludidos.



<sup>(1)</sup> El juramento estaba así redactado sJuráis conservar á nuestro amado soberano el señor don Fernando VII, todos sus dominios y en su defecto á sus legitimos sucesores, y bacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarle del cautiverio y colocarle en el trono? Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nacion ha puesto á vuestro cuidado, guardande las leges de España sin parjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Si así lo hiciéreia, Dios os lo premie, si no, os lo demande »

los diputados, como de los palcos, tribuna y lugar público de los pisos altos, el Obispo de Orense, como presidente del gobierno de Regoncia, pronunció un breve discurso de apertura en que, á vuelta de hacer una pintura bastante triste del estado de alteración y desorden del tiempo en que se había instalado y de los obstáculos que hallaba para el logro de su gestión, dejaba á las Cortes la elección y nombramiento de su presidente y secretarios.

Y, como se dice en el certificado de aquel acto, expedido por el secretario de Gracia y Justicia, «quedaron instaladas las Cortes y se retiró el Consejo de Regencia á su palacio, habiéndose observado en todos esos actos la majestad y circunspección propia de la más noble, generosa y esforzada de las naciones, y un regocijo y aplausos en el pueblo muy dificiles de explicarso. (1)

Con este motivo, el Conde de Toreno, que diserta largamente sobre la mala voluntad con que la Regoncia secundaba los deseos de la opinión para la celebración de Cortes, dice lo siguiente «Sentados todos pronunció el Obispo de Orense, presidente de la Regencia, un brebe discurso; y en seguida se retiró él y sus compañoros junto con los ministros, sin que ni unos ni otros hubiesen tomado disposición alguna que guiase al Congreso en los primeros pasos de su espinosa carrera Cuadraba tal conducta con los indicados intentos de la Regencia; pues en un cuerpo nuevo como el de las Cortes, abandonado á sí mismo, falto de reglamento y antecedentes que lo ilustrasen y sirvieson de panta, era



VE^ €L M . . A

<sup>(1)</sup> En ese mismo documento se incluye la lieta de los di putados que asistieron á squella primera sesión, pot lo que hemos creldo deberlo insertar integro en el apéndice núm 3

fácil el decearrio ó á lo menos cierto atascamiento en sus deliberaciones, ofreciendo por primera vez al numeroso concurso que azistis á la sceión, tristes muestras de su saber y cordura.»

¡Lo que ciega la pasión política! El Conde de Toreno, escritor tan atalentado y tan hábil en las lidas parlamentarias, no cólo se queja de la mala voluntad de los regentes, que demasiado comprenderían el papel que se les iba á hacer representar y el destino que les aguardaba, sino que pretende que un obispo, refractario al sistema que se quería plantear, generales ocupados hasta entonces en el tráfago de las batallas en mar y tierra, y hombres, los otros dos, que el célebre historiador supone, como los demás, ladeándose al orden untiquo, se hagan maestros de los sabios, literatos y filósofos, fogosos todos y educados en la doctrina de los campiones de la libertad en Francia, en eso de emprender, implantar y garantir el establecimiento de la vida parlamentaria. en España. Para que las quejas del Conde pudieran aparecer fundades y justos sus amargas é maçabables recriminaciones, hubiera sido prudente no habermos hecho la descripción tan detallada que nos da de los personajes que componían la Regencia; que, de otro modo, deja descubrir que, si no la pasión, la habilidad política que le distinguía le lleva por camino tan tortueso a ofrecernos el contraste de los nuevos diputados mostrándose en sus discursos y procedimientos como adalides formidables en la defensa de los nuevos principios constitucionales y de gobierno (1),



<sup>(1)</sup> Pero em consura de Toreno es dulce y tierna para la que estampa D. Agustin Arguelles en su obra del «Examen histórico de la Reforma Constitucional de España». No satisfecho es

Y no tardó en verse en las Cortes cuán fundados eran los recelos que deberían abrigar los regentes res- ras medidas. pecto á las aspiraciones de la nueva asamblea; porque ésta, en su primera sesión, sin esperar á otra, comenzó su labor reformista declarándose soborana y habilitando al Consejo de Regencia, pero sólo interinamente, con las responsabilidades todas de su ministerio y después de prester un juramento que sabía muy bien habría de recistir alguno de sus miembros. Prevenida ya para oso, había la Regencia dejado al retirarse de las Cor- de los regentes un papel, que se leyó en ellas al terminar las olecciones de presidente y secretario, presentando la dimisión de su cargo y haciendo ver la conveniencia de formar un gobierno conforme con las ideas que tuviera el Congreso respecto á su composición y faculta-

Sus prime

Insigne orador con poner de relieve en aceradas fraces la pobre za del mobiliarlo del salón de sesiones, se extiende en consideraciones parecidas á las de Toreno sobre el abandono en que la Regencia dejó à las Cortes al retirarse et primer dia do aquel recinto, sin exponer proposición alguna ni discurso señalando con claridad les puntos de mayor urgencia y todo lo demás, que convawiese trafar à resolver sin dilación. Y dico después «Su salida y la de todos los ministros dejando, una declaración en que al parecer se suspendia todo ejercicio de autondad y gobierno, en que no se presentaba 4 la consideración de las Cortes ni de la nación ningura idea de consuelo ó de esperanza que pudiera haber concebido mientras administró el reino la publicidad misma de la sesión primera, tan poco conforme con los principios y doctrinas que profesó y siguió hasta squel momento, todo conducia á sumentar las sospechas anteriores de mala fe contra las Cortes, y a hacer creer shora, que el objeto de tan inexplicables omisiones y descuidos era comprometerlas desde su primer acto, para destruir el prestiglo que había precedido 4 su tan suspirada reunión, con escenas de confusión y desorden, que sólo se evitaron por una especie de prodigio».

Aqui se olvida Arguelies de que la publicidad de las prime-ras sesiones fué exigida por las Cortes desde el segundo d(a y despuis à propuests de su amigo el Sr. Uliveres, y que tuve lu-

gar en Suplemento à la *Gaceta* del 6 de octubre

des. Pero en las Cortes dominaba una impaciencia tal por domostrar de cuánto serían capacea sus representantes, así en su habitidad parlamentaria, como en su gestión política y administrativa, que habían apenas ocupado sus situales al presidente D. Ramón Lázaro de Dou diputado por Cataluña, y el secretario D. Evaristo Pérez de Castro, suplente por Valladolid, cuando manifestándose tan sólo enteradas de la declaración de la Regencia, se fijaban en la persona de D. Diego Mufiez Torrero, que se levantó á pronunciar el primer discurso que habria de escucharse en allas, resolvente de las cuestiones más importantes y graves para la futura constitución de la Monarquia española (1). Su discurso en apoyo de las proposiciones que iba á presentar a las Cortes, fué breve, elocuente y razonado. Pero el papel que hiso leer en seguida 4 D. Manuel Luján, su intimo amigo, extendido ya en forma de docreto para convertirse á los 1000s momentos en ley modiante la aprobación que obtuvo, casi unánimo, hubo de dejar muy por bajo al discurso, en lo substan-

<sup>(1)</sup> Toreno describe arí á Muños Torrero, tan famoso desde aquel instante en los fastos de la kepaña liberal: «A nadis como á este venerable eclesiástico tomba abrir las discusiones y poner la primera piedra de los cimientes en que habían de estribar los trabajos de la representación nacional. Antigno rector de la Universidad de Salamanca era varón docto, purísimo en sus costumbres, de ilustrada y muy tolerante piedad, y en suyo exterior sancillo, al par que grave, se pintaba no menos la bondad de su alma, que la extensa y solida capacidad de su claro entendimientos.

Schepeler, le califica de emodelo de verdadura virtud cristiana y hombre de una gran fuersa de resonamientos.

Galiano, en el tiempo ya de sus sinceridades, dice que Mufica Torrero y Oliveros cran jamenistas.

cioso y transcendental. Aquello fué un huracán deshecho de proyectos que hoy hubieran necesitado toda nua legislatura, por lo menos, para ser discutidos, y fueron aprobados en una sola tarde demostrándose así que obedecían á pensamiento muy de antemano concebido, meditado detenidamento y resuelto en reuniones, si no en conciliábulos anteriores, y que no sin razón ó motivo preocuparía á la Regencia.

«Los diputados que componen este Congreso, decía el primer decreto, y que representan la nación española, se declaran legítimamente constituídos en Cortes generales extraordinarias, y que reside en ellas la soperanía nacional.»

El castellano en que estaba redactado era malo, pero ol concepto no podía ser más significativo y contundente aun para el segundo decreto, en que las Cortes reconocían, proclamaban y juraban de nuevo por su único y legítimo rey al Sr D Fernando VII de Borbón», cuya cesión del trono en Bayona declaraban nula, de ningún valor ni efecto.

el poder legislativo de entre ese mismo, el ejecutivo y el judiciario no conventa quedaran reunidos; haciendo responsables del uso de ese ultimo poder á los en quienes lo delegasen las Cortes en ausencia del Rey, y habilitando para ello á los individuos que componían el Consejo de Regencia, «interinamente y hasta que las Cortes eligiesen el gobierno que más conviniera.» Pero la Regencia, para usar de esa habilitación, habría de reconocer la soberanía nacional de las Cortes y jurar obediencia á las leyes y decretos que emanaran de ellas, y eso inmediatamente porque la esperarian pa-





ra aquel acto, manteniéndose en sesión permanente hasta que se verificase (1).

Las Cortes confirmaban en seguida todos los tribunales y justicias establecidas en el reino para que continuasen funcionando, así como las autoridades civiles y militares de cualquiera clase que fuesen.

Y como para parfeccionar su obra de entronizamiento, las Cortes declararon «que las personas de los diputados eran inviolables, y que no se podía intentar por ninguna autoridad ni persona particular cosa alguna contra los diputados, sino en los términos que se estableciesen en el reglamento general que iba á formarse, y á cuyo efecto se nombraría una comisión »

Por la ultima cláusula de la labor de aquel célebre día, las Cortes dispusieron, como ya so ha indicado, recibir el juramento que debia prostar inmediatamen te la Regencia, verificándose, con efecto, la augusta ceremonia sin más incidente que el de la ausencia del obispo presidente que sus cologas disculparon con su ancianidad y achaques que le obligaban á recogerse temprano.

No bastaban los acuerdos tomados el 24 4 satisfacer la arrogancia que se apoderó de los diputados al encontrarse de la noche á la mañana árbitros de los

|Y se quejaba Tereno de la mala voluntad de la Regençia!



<sup>(1)</sup> La fórmula del juramento sería a Reconceste la soberanía de la nación representada por los diputados de estas Cortes generales y extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes y constitución que se establesca según los santos finos pura que se han reunido, y mandar observarlos y incerios observar? ¿Conservar la independencia, libertad á integridad de la nación? ¿La religión católica, apostólica remana? ¿h., gobierno monárquico del reino? ¿Restablecer en el trono á nuestro amado rey D. Fernando VII de Borbón? ¿Y mirar en todo por el bien del Estaco?»

destinos de España; muchos de quienes habían obtenido tal posición merced al favor de la Regencia, que trataban al día siguiente de rebajar y hasta escarnecer al punto que acabamos de ver y lamentar. Y en la sesesión del 25 declararon con la mesura y nobleza que les atribuye su más autorizado apologista de entonces, que el tratamiento de las Cortes sería de allí en adelante de Majestad. y de Alteza el del poder ejecutivo y el de los tribunales supremos, publicándose las decretos y leyes en nombre del Roy y en ausencia de éste por el Consejo de Regencia (1) Ordenaron también aquel dia que los generales en jefe de todos los ejércitos, los Capitanes generales y las autoridades de cual quiera clase militares, civiles y eclesiásticas, hiciesen el reconocimiento y juramento do obediencia á las Cortes en los pueblos de su residencia, verificándolo las existentes en Cádiz en la sala de sesiones del Congreso. A ese decreto, por fin, acompaño otro de igual fecha mandándoso procedor inmediatamente á publicar en Espafia y América y demás dominios el decreto de instalación de las Cortes y el de la sesión, siguiente del 25, así como á que se cantara un solemne Te Deum, se hicieson salvas en celebridad de tan memorable acontecimiento, y rogat, vas públicas implorando el auxilio divino para ol ac erto.

No se dirá que las Cortes de Cádiz, se mostraran perezosas en sus primeros pasos, pues si se comparan

TONO IX

<sup>(1)</sup> Esta era la formula. D Fernando VII por la grac a de Dice. Rey de España y de las Indias, y en su suscuela y camividad el Consejo de Reguncia, autorizado interinamente, á todos los que las presentes vieren y entendieson, sabed que en las Cortes generales y extraordinarias congregadas en la rea. Isia de León, se resolvid y decretó la siguiente »

las providencies que dictaron en las dos sesiones del 24 y 25 de septiembre, que acabamos de reseñar, con las primeras también de los cuerpos legislativos que las precedieron en Inglaterra y Francia, podrá observarse facilmente los dejaron muy atrás en diligencia y energia. Y era que, eleccionadas con el todavía. reciente del francés é imbuslos muchos de sus diputados en las doctrinas que en el se habían exhibido y desarrollado, se propusieron tomarlo por ejemplo haciendo del Congreso español uno como remedo de la Convención, ya que no en sus sangrientes desafueros, improco lentes en las condiciones en que so hallaba. nuestro pais y el caracter y espíritu dominantes entre nuestros compatriotas, aí en sus arranques de autoridad improvisada y en las ambiciones de deminación d imperio, á pesar de, jaugurio fatídicol, haberlas visto tan rudamente castigadas por el nuevo y despótico Dictador. Así las consideraren muchos al tiempo de sus primeras determinaciones, que si, por el contrario, los hubo que no se cansaban de elograrias con los dietados de sabias, enérgicas, inspirándose en el espíritureinante y hasta prudentes, fué por el atractivo que ejerce siem; re lo nuevo y todo aquello que parece dirigido á rechazar y destruir las aites y la violencia de un enemigo estal lecido á las puertes del templo augusto de la Patria para reducir á sus defensores é armarlo. Este último sontido es el que, por su nobleza y el temple, eminentamente español, que ravela, mayores y más generales simpatias produjo á les legisladores de Cádia, más halagadonia, á la vez, en presencia de un aliado que, desde 1216, pero desde 1640 sobre todo, pasaba por el primero y genuino representante

del sistema liberal y parlamentario en la vieja Europa. El constituirse las Cortes y celebrar sus sesiones al fragor de la artil erla francesa coreando las salvas con que se festejaba en Cádiz tan extraordinario y plausible acontecimiento, fué, con efecto, lo que las atrajo la admiración y los placemes de propios y extraños en las tristes circunstancias en que se veían los enemigos de Napoleón, lo que dió à las leyes de allí emanadas la aureola de sabiduría y acierto que más tarde les negaron las generaciones posteriores.

Porque sin ese latiro y sin el con que coronaron á aquellas Cortes los prosélitos del prurito filosófico que tan en boga andaba aquellos dias entre nuestros políticos por lo mismo de que había sido rudamente reprimido hasta poco antes, sus primeras providencias, las que acabamos de enumerar, hubieran causado el mal efecto de un gravísimo desacato á las seculares instituciones y á las costumbres que daban muy otro carácter á la nacionalidad española. Y no es que llevemes nuestras censuras hasta la de hallar inoportuno ni menos pernicioso el establecimiento de las Cortes y en la nueva forma, eminentemente popular, que se las dió al ser convocadas por la Regencia; es que se apresuraron tanto á alardear de su poder y lo exageraron á punto de producir desde el primer momento una división que no tardaría en dar los resultados más funestos. Es verdad que al adopterse nuevas ideas y abrazarse causas diferentes de las practicadas y seguidas hasta entonces, se exageran aquéllas y se sirven éstas con el entusiasmo y el fervor del neofito, mas, para moderarlos, está la experiencia y no era poco elocuente la de la vecina Francia, los excesos y ruina de cuyas asambleas debía

tener muy presentes la española. Hubo, por el contrario, de echarlos en olvido, por no temer, siu duda, que en España llegaran á tomar tales proporciones, ya que n, existían los motivos mismos, ni en nuestro carácter cabian violencias semejantes à las que, en el excesivamente fegoso de los franceses, había desatado la pasión política Y, dejándose llevar del entusiasmo á que nrrastran los primeros impulsos de un espíritu de libertad, hasta muy poco antes inesperada ya que no desconocida, fueron los diputados de Cádiz á las extremidados, á los límites más remotos del sistema que desenban implantar, sin seguir les camines y les procedimientos que la prudencia señala como los más acertados y en ciertos casos más expeditos. Eso de declararse y haderse soberanas unas Cortes ai unciadas por el Rey, ann cuando fuera condicionalmente, llamadas por la I inta Central, representante del poder real en su tiempo, y reunidas por la Regencia que no otra cosa representa que ese mismo poder en ausencia del monarca, le de usar el título de Majestad y conce ler el de Alteze, r sí como do limosna, á la Regencia unos señores, muchos de quienes ni diputados erus, puesto que suplianá los que iban á ser elegidos en sus respectivas provincias; todo eso es simplemente revolucionario y de un finte democrático que, á pesar de las calurosas profestas de Argüelles en sesiones postcriores, califlearen do conrencional y republicano algunos de nuestros aliados los ingleses, roaestros en achaques de purlamentarismo. Porque lo mismo se deprime la dignidad real alzandose hasta olla, que rebajándola, y el presidente de las Cortos de Cadiz no sólo permanecía sentado al procontarse la Regencia hasta que ésta llegaba al pie de su

APMART No. C

escaño, sino que hacia ir á tomar sus órdenes á los comandantes de Guardias Españolas y Walonas como lo hacían del Rey, habiendose opuesto las Cortes á que formaran su guardia una sola vez siquiera los cuerpos no privilegiados del ejercito. Era la de las Cortes una conducta tan irregular y contradictoria que si por un lado revelaba el espíritu democrático dominante en sus diputados, ponía, por otro, de manifiesto, con la inexperiencia de la novedad, el orgullo creado por un grado de elevación, tanto mas excesiva cuanto inesperada y sorprendente. A tal punto llegó en algunos ese orgullo que hubo diputado que apeló al retraimiento de las sesiones porque no se resolvia la destitución de la Regencia el día mismo en que le ocurrio proponerla, y pocos después se discutía dando por razón el disgusto de aquel sujeto. Y porque otro diputado proponía la i residencia de la nueva Regencia para el cardenal Borbón á fin de quitar al Goblerno el carácter antimonarquico que la opinión atribuía á las Cortes, se lovantaba Arguelles á pronunciar uno de los más vehementes. discursos con que llego á obtener la fama de orador que no pocos le negaban después (1). Tan rebajada andaba toda autoridad, por legítima que debiera considorarso, no siendo la de las Cortes, que se discutia en ellas si el ministro de la Guerra y la Regencia misma i odían dist oner que generales que se hallaban en Cádiz volviesen á desempeñar sus cargos en los ejércitos de operaciones á que habían sido destinados.

<sup>(1) «</sup>Admirábamos poco á Arguelles, dice Alcalá Gal ano en sus Memorias, y acaso le estimábamos en menos de lo que él nerccia, notándore ya en falta de lógica, que aun en su mejor época rebajaba el mérito de su entonces indisputable elocuencia.»

LadelObiapo de Orenzo.

Era así insostenible la situación de los regentes y urgente el nombramiento de otros que, al poco tiempo, se verían en la misma, si no peor, y no es, por tanto, de extrañar la conducta del Obispo de Orense desde el momento en que pudo comprender el giro que tomaba la marcha emprendida por las Cortes desde su primera sesión.

Ya hemos visto que no había asiatido la noche del 24 de septiembre à prostar el juramento impuesto à la Regencia por las Cortes. S. era de esperar su faltade asistoncia en aquella ocasión por lo intempestivo de la hora y la ancianidad y mal estado de sahid del insigno prelado, también lo era su ropugnancia á prestar el juramento en los términos que se fijaron para el de la Regencia, conocidas como dellan ser sus opiniones sobre la autoridad real, en concepto suyo divina, indivisible, y las cláusulas no poco equívocas de la fórmula impuesta á los que la representaban en España. Decla-Lardizábal en su manifiesto que mientras las Cortes no estableciesen otro gob erno, rel Consejo de Regencia debió subsistir en toda su fuerza y con toda su autoridad, perque las Cortes pudieron confirmarle, pudieron en el instante nombrar otro por cuyo moro hecho deb'a cesar el de la Regencia; pero sin hacer eso no pudisron destituírle en un momento para habilitarle intennamento en otro; y el Consejo de Regencia no debió darse por destituído, ni admitir una habilitación interina que no necesitaba ni las Cortes pedian darles (1).

<sup>(</sup>i) Tal, sin embargo, em el impulso dado 4 las Cortes en su empresa reformadora, que ese mismo 8r Lardizábal y sus colegas, con excepción del Presidente, fueron la noche de: 34 à prestar el juramento impuesto por las Cortes 4 la Regencia. sus dudar, decia ésta, un sólo instante en prestario.

и и Найзай ку Т

El Obispo de Orense que, á pesar de cuanto entonces dijeron los que tantos encomios habían hecho de él en 1808, y de cuanto han d.cho después sus detractores respecto á sus condiciones de talento, comprendió eso que Lardizábal sentaba años después como inconcuso principio de política y envió al día siguiente la dimisión de la presidencia y del cargo de diputado por Extromadura, su patria, con la solicitud también de permisso para retirarse á su décesis. Como lo que descaban muchos de los diputados era verse desembarazados de la influencia del Obispo en el gobierno, le pusieron, cual se dice vulgarmento, puente de plata, y lo dejaron en libertad, sin exigirle j tramento ni muestra alguna de acatar la soberania que las Cortes se habían arrogado.

Parecía, así, haber concluído asunto tan delicado, con tanto más fundamento cuanto que en la sesión de, día 26 se leía una comunicación en que los demás regentes consultaban la clase y el uso de las relaciones que habría de mantener el Consejo con las Cortes, los érminos precisos de la responsabilidad á que se le sujetaba y el método que debería ot servar en las comu acaciones que necesaria y continuamente habría de tener S M. (ya les daba el título) con el No se hizo esperar la respuesta de las Cortes que, después de una deliberación detenida y varia en pareceres, contestó que no se habían puesto límites al poder ejecutivo en el decreto del 24 y que la responsabilidad que se exigía en él à la Regencia excluta imicamente la inviolabilidad absoluta que corresponde á la persona sagrada del Rey. Añadíase que mientras se hiciera el regla nento, usaso la Regencia de todo el poder que fuese necesario para la defensa, seguridad y administración del Estado, y que en cuanto al modo de comunicación entre alla y las Cortes, se siguiese usando el método adoptado hasta que otra cosa so dispusiera

Acababase de dictar esa tan discutida resolución, tan embarazora para la Cortes, perplejas todavía on sus determinaciones y en sus ambiciosas miras, como para la Rogencia, sin prestigio ya para ejecutar bien aquellas ni fuerza tampoco para resistrias, cuando surgió otra cuestión de muy diverso carácter, pero de una importancia también excepcionalmente trans-

de Orleans.

El Duque condental Nos referimos á la proposición presentada por el diputado Sr. Capmani para que se luciese salir inmediatamente de Cádiz al duque do Orleans que acababa de desembarear pretendiende un mande en nuestro ejercito, según se le habia ofricido por la Regencia en el mes de marzo, cuando se encontraba en Sicilia. Pero lo menos en tal conflicto era el resolver si se conformaban 6 no las Cortes con los propósitos autoriores de la Regencia, lo cual se decidio muy patriótica y pruder temente pasando un oficio al Consejo para que con la posible brevedad, y con toda urbanidad y decoro, se hiciera salir al Duque de los dominios de España. Lo más fué que al día siguiente, 30 de septiembre, se presentaba el después Rey de los Franceses á la puerta del alojamiento de las Cortes, solicitando entrar en el y dirigirlas un discurso explicando su prosencia y los motivos y razones en que la fundaba

> Hijo del conocido en la historia con el nombre de Felipe Iqualdad, y educado en sua primeros años por Mme Genlis, la célebre moralista, más teórica, sin embargo, que práctica al decir de un escritor compatriota suyo, había soguido la cetola de su padre servien-

do a la Revolución con el calor de sus ideas y lo que era peor, con la fuerza de las armas. Distinguióse por su denuedo en las primeras campañas de aquella era y elevado desde el mando de un regimiento de dragones al de una y más divisiones, reveló verdaderos talentos militares en las batallas de Quiévrain y Valmy, y hasta decidió del éxito de la de Jommapes, una de las mayores glorias de la Francia republicana. La muerte de su padre le arrancó, sin embargo, de las filas revolucionarias, acogién lose con Dumourier à las de la conlición, en las que ni él ni su jefe llegaron a servir, más que por falta de voluntad, por la repugnancia que debía producir entre los soberanos aliados y los franceses de la emigración la conducta de unos principes que tan cruelmente se habían portado con el primero y más augusto e infeliz representante de su familia en el trono Trasladose el principe á Suiza y, después de largo viajar hasta las regiones más septentrionales, paró en Inglaterra donde se mantuvo siete años. Luego se fue á Malta; y desde alli y Mahón, pero principalmente desde Palermo, y ya casado en 1809 con la hija de loreyes de las Dos Sicilias, la princesa Amelia, reprodujo pretensiones que, al estallar la guerra de España, nabía manifestado para que se le diese el mando de alguno de nuestros ejércitos. La Janta Contral y más arde la Regencia vacilaron en sus resoluciones sobre ina demanda que podría ofrecer alguna complicacion si á la vez no era acoptada por los ingleses nuestros rhados, pero llegando por entonces noticias de que en el Rosellón tendría acaso eco el llamamiento hecho por el duque de Orleáns á una restauración digna, le consintió se pusiera á la cabeza de un cuerpo de tropas





sobre la frontera que toca á aquella provincia autiguamente española. Ó no agrado la cosa en Cataluña ó paroció al de Orleáns mejor continuar sus manejos en Cádiz donde podría aprovecharlos con más fruto cuando tan mal parada andaba la Regencia en la opinión gene ral; lo cierto es que en los últimos días de junio de 1810. se presentaba à nuestro goblerno con las mismas pretensiones, si no mayores y más exigentes (1) Tres meses estuvo en Cadiz sin cejar de sus propósitos reclamando la posición militar que decía habérsele ofrec.do, sin que los regentes se atrevieran á concedérsola, fuese por cecrápulos patrióticos ó, según algunos han dicho, temor a los ingleses que parecian repugnarlo. Al tiempo de su morada en las islas británicas, dobio atraores la amistad del duque de Kent, cuarto hijo del Rey, porque se le vió después seguir con él una correspondencia bastanto frecuente, no lo desembozada, sin embargo, y clara en el asunto á que nos venimos refiriendo para deducir de ella si el príncipo inglés favorecía ó no los propositos ambienosos del frances. Que éste los perseguía resulta evidente, en otra del de Orleáns, de las referencias que se hacen á un D. Nicolás de Broval comisionado por él junto 4 la Central y que le sirvió à maravilla con su gestión cerca, sobre todo, de los señores Garay, Valdés y Jovellanos, a quienes entregó algunas memorias concernientes à la guerra en que pre-

<sup>(1)</sup> El diario Manificato de aquella Regencia significa quo el de Orleana llegó à Cádas el 20 en la fragata Venganza. Lord Wellington en aus despachos dice le habían escrito que el 19. «Nothing had occurred there deserving your Lordahip's attention, escribía el 11 de julio al conde de Liverpool, excepting the arrival of the Duc d'Orleans on the 19 th.»

tenda el principe tomar una parte activa (1) conseguir su objeto no perdono medios y durante su permanencia en Sicilia, apoyándose en las recomendaciones de la Reina Carolina, su suegra, y en sus expedecones por Malta y las Baleares, buscando la protección de ingleses y españo es, no cesó de trabajar por el tan ambicionado mando le un ejército, cuyos éxitos, pe el esperaría, le llevaran a la gestión, más ambicioneda aun, del gobierno de nuestro pars. Se ha dicho pie el de Inglaterra y el mismo Wellington se le mostraron contrarios á sus propositos. Los despachos del Lord aparecen mudos en ese punto, no refiriéndore al duque de Orleáns más que en lo de su llegada á Cad.z y en una recomendación dirigida al general Gialiani conviniendo con él en las muestras do consideración dadas al principe, dice su despacho de 27 de julio, al resentarse en la Is a por insinuaciones. Jel Gobierno "patol. Algo más explícito lo veremos al tratarse de as pretensiones de la Infanta Carlota á la Regeneia

Pere he aquí, repotimos, que el 30 de septiembre se prosenta el Duque á las puertas del alojamiento de las Cortes (2).

<sup>1.</sup> Muchos de estos datos están sacados de la parte del dia no de la Regencia que el lector podrá ver en el apéndice número 4, estampada en la obra del Conde de Toreno, que la incaya entre los de su torno III.

<sup>2)</sup> Es tan curiosa y auténtica la narración de Galiano en este punto que cresinos deberla transmitir á nuestros lectores est venida (la del Doque, à la Península había sido, dice, instritosa, casi negando habíarle llumindo los que le convida los à venir, y no explicándose claro cuál había sido el objeto lel convite; habiendo él á su llegada encontrado a al recibi miento en Cata una, adende primero aportó, según parecia, con la mira de encargarse allí del mando de un ejército, y causando secelos en algunos, en la bora de que voy tratando, su

No era tinjo el compron so en que se veran los dijutados, alla mos de los que se mostraban fuera de aquel recinto propicios à la idea de que se diera un manco importante al procupa frances, pero que verm junto à stan ouros que, validadoso de la fuerza que se daba la opinión, marcadamente hostil, de fuera, acabarran por imponerles miedo y silenero. Opusiérouse ses u timos à que el de Or sór e entrara y habiano à las Cortes manufestatico, estas son las pulabras del acta.

residencia en Cadiz, no fuera que se intentaco dariu parte en el gobierno de la monarquia española.»

«Extent muchos que el iluetre Duque habia tenido dembridos contestaciones con el ministro Burdaji, quejándose aquél, no sin motivo, de la ningular estuación en que estaba, que los ingleres eran muy confrațios à sus prefensiones, y de que en tre los ciputados electos ao habra formado un partido de kaque lo eran por los proy actas americanas. Lo general sea mirar com dervio al de Ogleiga, é parque era francie, aunque Por són, ó parque había aido reguldicane, ó porque había deiado de estis, é porque tenta la calidad de azincipe de la regra estirpe, calidad na de gyan recomendación, para los parcinies de las reción congregadas Cortes, cuando no republicanos poce moner. Act es que en la calle, en aquel memente, convemana todos en desene que al duque de Orleáne so respondiencon una negativa desabrida y dura, os insistia en tener alguna. ciaco de destino en España. Me acuardo do que el entonces patriarca de la igiena referioadera, el cual no hubia tenido entraca en las Cortes, pers écede aftiera inflita no poco en los niegocios, dijo nili miemo, a ino puertas del Congreso, que les fermucier extranjects, nombre con el ci al ceñala ia á los principes abcolutos aliados de España per su parentesco con la rea, fazi, lia, y cue elem u de poco poder aspiraban à e esceric en el grédèrese de la talencia aproprié accionar enferée la territorie con profito de la pous é a de cas Cretes, trendo at positam hagrar de chas ser trafdos á la Peninsula á an lugar vecino al trone, ó al trono mierro. Sin duda era contada entre los tiranucios al duque da Orieána. Fuese como fuese, todos ciamos á Quinta. za con sumo placor, siendo desahego do muestro ant gue re-primido edio a un gobierno aborrecido, poder estificarlo esvez alta de tirano, aun anmentando 4 la vez despresso con maria on diminutivo, á pernouajos á quionos cotábamos propi pades autes à mostrar veneración suma >

afregulamos nucetros conversaciones, cuando efinas plendas de caballos y en biovo vimos asomar montado en uno y seguido de Jos à tres personas, al quamo duque de Orielas, que rque no era consecuente recibir en las Cortes à un principe extranjero que no había tampoce fórmulas establecidas de ceremonial, nidisposición en la sala para hacerlo convenientemente, y por fin, que como habría ya recibido la correspondiente comunicación del Consojo de Regencia para partir, su presentación tendría por objeto hacer que jas y representaciones que las Cortes no debian our madmitir » El marqués de Vi-

trafa vestido el uniforme de capitén general español, con calión corto de grana, media de seda y zapato con hebilla, incimodo equipo para un mete. Apecse el principe y entró en el edificio en que estaba junto el Congreso, por la puerta destinada à entrar los diputados, la misma por donde, siende aquella casa testro, entraban los actores Tuylmos la injusti cia de iad gnarnos de aquel paso, mirándole como un desaca to a la majestad del pueblo español, representada en las Cortre. Pere se templé algo nuestro enojo cuando, ecasando la vista bacia la puerta à medio abrir, descubrimos los calzones de grana y las medias, man festando que el daque de Orlesca. estaba sentado en no menos decuroro lagar que en el banquillo o la pobre silla donde, a la bora de la representacion, so lia ponerse el humilde sujeta que enidaba de no concentir el paso por ali: á oirea que á los comediantes y á sus familias, y à les demás en pleades en el servicio de la escena l'alagó nuertro n'al orgulio ver en tal trance de humillación à anpersonaje de estirpe de reves. Pasabare tiempo y seguiamos atisbando á moco de chicuelos traviesos y malignos, y siem pre velamos brillar el color encarnado de los calsones dexotando no baber mejorado de postura el que los llevaba a

 A) cabo de large rato se noté movimiente, pero siguié al instante abrirse la puerta y asomar en ella el principe, que tha & sa ir, como lo hiso, montando é caballo ismediatamente y al. jándose bacia Cádia, no ala saludar antes á la concurrencia, con rostro y ademanes en que iban mesclados la peua y la indignación con la dignidad y la certesía. Vímosas ir congueto, y nos retiramos, enterados de que aque, día no había de celebrar sesión pública el Congreso. Al siguiente me restitui yo à Cidis, donde supe que aquel mismo dis se habia embarcado, por orden de las Cortes y del Gobierno, el duque de Orleans, dispeniendose à sally para S cilia, donde tenfa por entonces su residencia. Hasta se babis dado orden al general comandante de la escuadra de acompañarle su perderie de vista, interin no estuviese à bordo, tomando aei el tratamien to dado á persona ten illustre, cierto esrácter de priedón y de destierro. r

llafranca y los secretarios recibieron la misión de comunicar el acuerdo al duque de Orleáns, quien, después de insistir con aquellos señores en su empeño de hablar à les Cortes y de entregarles les decumentes en que probaba su llamamiento per la Regencia, abandonó el edificio para el 3 de octubre embarcarse en la fragata Esmeralda que le conduje á Sicilia (1).

Impugna. clones del Ore ine.

Este incidente, muy ruidoso, como es de suponer, Obispo de en Cadiz y alli donde llogó á tenerse noticia de él, hubo, sin embargo, de perder luego su importancia al reproducirse el del Obispo de Orenso, puesto en olvido por unos días. No satisfecho el Prelado de la facilidad con que las Cortes habían atendido á su ruego de dejar la Regencia y hasta su puesto del Congreso, é, como creen algunos, aguijonando por parciales de sus ideas queriendo hacer de el robusto arieto que ocham por tierra el recién levantado edificio de la representación nacional, es el caso que el 3 de ectubro, el día en que las Cortes recibian la noticia del embarque del de Orleáns, les llegaba otra con unicación del Obispo impugnando el establecamiento do las mismas y su declaración de residir en ellas la soberanía tal eual la habían proclamada Si, como dice Toreno, a quien hacen coro no pocos Lustoriadores, presumia el Obispo de entendido y dificilmente se le desviaba de la senda, dececha ó torcida que una voz había tomado, debe atribuirse aquel paso suyo, mojor que á artes y sugestiones de los que pretendician hacerle instrumento de sus manejos

En la Academia de la Historia se ha adquirido recientemente un legaço de cartes del entonces duque de Orleans al de Kent, à Breval y otros, aut como de la Reina de Nápoles. que, como antes hen os indicado, dan alguna, aunque poca, luz cobre este asanto. Las hay en inglés, italiano y francés.

liberticidas, á la obstinación que se le supone y á su empeño en demostrar la rectitud de sus intenciones y la razón de sus juicios en asunto que, fallado según el criterio de las Cortes, consideraba atentatorio á la autoridad real y disconforme con sus ideas de siempre. Las alabanzas que unánimemente se le habían dirigido cuando su respuesta á la invitación para formar parte de la magna junta de Bayona, alabanzas en que se muestra tan pródigo Torono que le compara con los oradores más caregios de la antigicald sentando las dec trinas más sanas y los argumentos más convincentes de los derechos de la nación y de la dinastía reinante, de bían, con efecto, moverle á insistir en la defensa de esos mismos derechos que, en su concepto y en el de otros muchos, conculcaban las Cortes (1). Que en esta ultima representación usaba también de aquella ironía suave pero intencionada que era uno de los caracteres de su estilo y que motejaba á los regentes sua compameros por haberse sometido al juramento; ¿pues no se había elogiado tanto aquella figura retórica en sus escritos y discursos, y no reconocieron la justicia de su cersura los mismos que después confesaban no haber debido la Regencia colocurse en la neces dad y abat miento de ir en la noche del 24 á l.acer en las

Despacho del 21 de noviembre de 1810 á Sir H. Wellesley.

<sup>(1)</sup> No solo era de sea opinión Nápier, segúa hemos ya di cuo, sino que Lord Wellington la expone en sus despachos á punto de que, mostrándose desde el primer momento opuesto a la Regencia de la Infanta Cariota, escribe después á su hermano: «Respecto a la Princesa del Brasil, reconozco que be cambiado de opinión á consecuencia de mis preocupaciones por el espíritu democrático de las Cortes, y de su empeño en apoderarse del patronato y el ejercicio del poder del gobierno ejecutivo »

Cortes el juramento y reconocimiento que le prescribieron?

Pero se hallaban tan excitadas las pasiones y era tal la actitud que hizo tomar à los diputados el orgullo de su omnipotencia, que hasta los revestidos de carácter sacerdotal se levantaron para rechazar la representación y las pretensiones de su ejemplar prelado. Hubo uno, diocesano suyo, el canón go de Santiago Don Manuel Ros, que, al discutirse la comunicación del Obispo, exclamó. «El Obispo de Orense hase burlado siempre de la auteridad. Prelado consentido y con fama de santo, imaginase que todo le es lícito, y voluntariose y terco sólo le gusta obrar á su untojo; mejor fuera que cuidase de su diócesis, cuyas parroquias nunca visita, faltando así á las obligaciones que le impone el episcopado he asistido muchos años cerca de su ilustrísima y conezco sus defectos como sus virtudes »

Por ese arranque de ira política que parece impossi le haya quien, con el menor instinto de disciplina detado y casos del decoro inherente á clase tau respetable, pueda aplandir hasta llamar á su autor sacerdote y obispo, después, ejemplar, se comprende el estado de los ánimos en aquellas Cortes, el espírito de dominación que las dirigia y el rebajamiente á que sometian á la que hasta entonces era tenida por potestad soberana en España. No es, pues, de extrañar que las Cortes mantuvieran su acuerdo de que el Obispo de Oronse prestura el juramento, ese si en manos del Cardenal Borbón al tenor de le dispuesto en 25 de septiembre a todas las autori ladas eclesiasticas, militares y civiles.

Bu jura. Pero ¿á qué seguir la narración de incidente tan mente. enojoso y que mantuvo en las Cortes excitación y di-

visiones que no tardarían en traducirse por violencias, en un sentido, y debil.dades perniciosísimas en otro? El Obispo de Orense volvió á representar y con la acritud ya de quien tantas contrariedades encontraba lasta para irse á su diócesis, á que se le prohibió trasladarse sin llenar la condición del juramento que se le había impuesto; y tras de una polémica, medio politica y medio canónica, que duró cuatro meses, juraba el 3 de febrero de 1811 ante las Cortes que, así, le permitieron retirarse de Cádiz. Repugnaba el señor Quevedo la multiplicidad de juramentos; la ha censurado después el Conde de Toreno refiriéndose á aquella misma ocasión, y la critican cuantos con ánimo sereno la estudian y moden en el campo tan accidentado de la política, pero nadie la exige con más rigor. y eso lo hemos visto en tiempos muy próximos, que aquellos que se han hallado siempre dispuestos á quebrantar los juramentos hechos para satisfacor sus insacables apetitos de grandeza ó de poder

Que los primeros decretos de las Cortes habían de causar disgusto marcado en muchos y producir des. conjura. contentos, no hay para qué recordarlo, y en la sesión ya del 28 de septiembre, esto es, á los cuatro días de. de la apertura, anunciaba un señor diputado habérsele dado aviso reservado sobre tramarse en Cádiz una conspiración contra las Cortes. Con esa noticia se nom bró una comisión que trataso de averiguar su certeza ó falsedad, y no pudiendo sacarse nada en limpio de la tal conjura y resistiéndose dos de los nombrados á formar parte de la comisión por compromisos personales, bubo de nombrarse otra en la sesión secreta del dia 30. En la del 7 de octubre otro diputado, á quien

Томо тж

Sueños do

HIR ARE E.

apoyaron varios, «propuso, dice el acta, que se les había denunciado hacerse señales de noche, desde algunas casas de la Isla, á la línea enemiga » La noti cia causó sensación en varios se aumento al instante con no pocos detalles y comentarios; y Dios sabe á lo que hubiera llevado sin la entrada de los generales Conde de Noroña y Villalba que, desde la barandilla, hablaron para pedir reparación á la medida tomada por la Regencia para que en el término de ocho días salioson de Cádiz á los destinos que so les tenta seña lados.

¡El fantasma de la reacción ofreciendo siempre sus repugnantes rasgos á la vista y á la conciencia de los unnovadores, envuelto en las sombras de las conjutaciones!

Y, con efecto, nadie volvió á dar noticia de la tal conspiración ni á ver las fatídicas señales que iban a abrir á los enemigos de la patria el camino y las puertas de aquél su único ya pero impenetrable propugnáculo. Eso que no tardó en ponerse á discusión la propuesta de trasladar á Cádiz el asiento de las Cortes, fundada, así en lo incómodo de la estancia de los diputados en San Fernando, como en el peligro que se corría de verse interrumpidas las sesiones hallándose tan proximo el enemigo (1). Acordóse la traslación, la cual, sin embargo, no pudo verificarse inmediatamen

ARMARI N. .

Y se votó que se trasladasen



<sup>(1)</sup> Dice el acta de la sestón del 6 de octubre, doce días después de la de apertura "«Se dió principio á la discusión que fué larga y en la que se hicieron muchas reflexiones subre la incomodidad con que se estaba en la Isla, y sobre lo nada á propósito que era este sitio para residencia de las Cortes por la inmediación á los enemigos »

te por ser necesario habil.tar el nuevo local con algún mayor decoro que el del pequeño y pobre teatro que iba á desalojarse.

Discusiones, también, de importancia suma y urgentes por eso mismo, tuvieron en suspenso el animo con las Colo y distraída la atención de los diputados. La Junta Central había declarado la igualdad de derechos entre los españolas residentes en las posesiones americanas y los de la Península y llamádolos á las Cortes, si bien en número inferior proporcionalmente al de éstos según las reglas que fijó para las elecciones. La Regencia extendió la cifra hasta hacer que en vez de un diputado por cada virreinato o capitanía general, se eligiese uno por cada provincia, con lo que llegó á pesar mucho en las Cortes la fracción ultramarina en las discusiones, principalmente, que ofrecían interés á la región que representaba. Aun desde las primeras sesiones, en quo eran suplentes los diputados que formaron esa fracción, se dejó observar la influencia que llegaría á tener la medida tan controvertida del llamamiento de les americanos al Congreso. Al dia siguier te del de la apertura de las seciones y al tratarco de la publicación de la anterior, del 24, se propuso por los diputados americanos que no se remitiese à Ultramar el decreto acordado en ella sin varias declaraciones en favor de aquellos habitantes, logrando que se nombrase una comisión que presentara a las Cortes su dictamen sobre cómo había de hacerse esa publicación en nuestras provincias de allende de les mares. Les diez de la comisión representaban á América y Filipinas, y es de suponer, por consiguiente, que no se descuidarían en pedar la unión al decreto del 24, de varias declaracio-

ner como la de igualdad de derechos de los de Ultra mar con los españoles europeos, más numerosa representación y una amplia amnistia á todos los extractos. decian, ocurridos en las desavenencias de algunos palves de América. Los diputados suropeos comprendieron la gravedad de tal proposición que habrían debido prever el dia antes, y hubieron de recurrir al expediente de suspender la discusión y llevarla á las seciones secretas, como lo propuso uno de los mismos americanos, el señor Mej a, suplente por Santa Fe, a tal punto se peneiro de la conveniencia de no provocar medidas que la mayoría manifestaba tener por intempestivas por lo menos, si no perjudiciales, en tales momentos Porque los acontecimientos que por entonces tentan lugar en algunas partes de América, y de que no tardaremos en dar cuenta, acousejaban gran prudencia en las Cortes, para que, sin renunciar á sus propósitos en favor de los moradores del Nuevo Mundo, quedase en tal conflicto á salvo la dignidad de la nación.

El error cometido al nombrar la comisión llevando nal á las discusiones sobre asunto tan transcendental una opinión unánime, sin el correctivo moderador de las minorias ó de los votos particulares siguiera, dió las consecuencias que eran do esperar y que, como hemos dicho antes, debieron preverse. Un diputado, el señor Teureiro, á quien después se recusó por no ser natural do la provincia de Pontevedra que ropresentaba on las Cortes, manifestó los inconvenientes que en su con cepto podrían nacer de tomar en aquel punto una medida precipitada y que pudiese estar en oposición con los intereses de la madre patria; se leyó también, y en la misma sesión del 9 de octubre, una represen-

tación del Regente Lardizábal, natural, ya lo hemos dicho, de Tlascala, pidiendo no se estableciera nada que alterase el gobierno y las leyes de las Américas hasta la llegada de los diputados propietarios de ellas, y el señor Capmany presentó una fórmula de decreto para la resolución que se buscaba. Tenreiro produjo con su proposición y las expresiones de que se valió en su lectura un grave alboroto, la representación de Lard.zábal fué considerada como de no particular aprecio por no ser el diputado, y la fórmula de Capitany quedó para ser discutida en la sesión secreta del día siguien te Y era que la propuesta de la comisión, siendo unánime, entrañaba una gran fuerza, la fracción americana podía hacerla valer al otro lado del Atlántico, y se temía exponer al público una discusión tan dada á interpretaciones y compromisos (Debilidad manifiesta, fruto de la inexperiencia de las Cortes en aquel sa pri mer paso para discusión de tal importancia!

En la noche siguiente se reprodujo, con efecto, la discusión y con el mismo calor y aduciendose por una parte y otra datos y argumentos que, según la proce dencia de los diputados, ofrecían caracteres de mayor interés, mejor dicho, de la pasión que no podía menos de inspirarlos. ¿Qué podían pedir los americanos que no les hubiera ya dado la metropoli? «España, dice uno que intervino en aquella d scusión, el Sr. Argüelles, dió à la América todo lo que le había quedado, sin hacer la menor reserva para sí. La misma legislación civil y eriminal, la misma planta en el orden municipal de los pueblos, en el método administrativo de las provincias, el mismo plan de educación general, los mismos reglamentos de enseñanza pública, la misma par-





ticipación et las dignidades y beneficios eclesiásticos de todas gerarquías, on las magistraturas, empleos y cargos supremos del estado, en los títulos, honores y condecoraciones que se usaron en todas épocas.

Ejemplos mil se podrían aducir do exactitud en esos asertos del célebre orador que, de segure, les ofrecería a la consideración de las Coites, ejemplos, que no hay lector medianamente ii struído que no los tenga en sumemoria. Pero aun hay mas los antericanos, los indigenas particularmente, disfruta un de privilegies no concedidos á los estañoles en la Península. No eran sometidos & los tribunales del Santo Oficio, se estableen el jarero de residertem sobre la conducta de los virrayes y capitanes generales para que no quedaran i i ignoradas en España ni sin castigo las injusticais ó demasías que comotieran, y por garantía de una leal y acortada administración ultranarina so organizaron cuerpos consultivos y entre ellos el fameso del Consejo especial de Judias que, bajo una ú otra forma, se conserva todavia. Si en algo se puso cortapisa, siempre equitativa, à esas ventajas é privilegios, fué en las cuestiones arancelarias, y eso para que el comercio de los fratos ó industrias americanos nunca llegara á lastimar los mierosos peninsulares, auxiliandose, por el contrario, con justa y util reciprocidad. Y la mejor prueba de esa paternal protocción que las colonias es pañolas han obtenido siempre de la metrópoli, puede darse en la comparación con las extranjeras, cuya le gislación dista mucho de la nuestra en lo imparcial y generosa (1) Armados de estos argumentos, los dipu-

<sup>(1)</sup> El mismo Argüellos añado á sus acertadas observaciones la signiente «Acercándos», dies, á época ir ass proxima y mi-

tados españo es se oponían al cúmulo de concesiones solicitadas por los americanos, teniéndolas, sobre todo, por prematuras, ya que en el estado de insurrección, en su concepto injustificada, en que se hallaban algunas de las provincias del continente mendional, podrían aquellas concesiones tomarse por prueba de una debilidad, nunca como ontonces vituperable. Y por

jor conceida, com párense entre si las colonias y la madre patria. al terminar el siglo xviri. Examinese en América el número, regularidad y hermosura de sus ciudades, los puntos militares fortificados en su vasto continente y en sus islas advacentes, he comunicaciones y hasta los caminos que la atraviesan por muchan parten, atendiendo a las extraordinarias dificultades que opoutan la inmensidad de las distancias, tantas montañas, conditiones, demontos, lagos ríos caudalosos y demás obstaculos natura es en un país tan dilatado, tan nuevo y peregrit or los etablecimientos civi es y eclesiasticos, los científicos y literai os de todas ciases, ios de beneficencia, de agricultura, indusiria y comercio; el atrevido esstema para el beneficio y fomento de sus minas, y volviendo después la vista á la España de Eutopa, digase, desapasionadamente, si las provincias de Ultra mar no eran una continuación de las de la metrópoli, si puede llamarse opresor el que eleva, el que coloca á en propia altura · nivel a los que trató y consideró siem ere como sus iguales a

Ya tenemos dicho que ningún pueblo, incluso el romano, la excedido al español en asim faras los que ha Regado á ven-

cer y dominar

Cuan diferente se muestra en ese género de apreciaciones D. Miguel Agustín Princips, aon siendo extreligionario de Arguelles, en su libro de «Tirios y Troyanost» Después de comparar la colonia con el hijo de familla para su emancipación en ello vectaderamento troyano, dice «¿Extradaréis que ia rmancipación suceda más temprano ó más tarde de la dependencia en que están las colonias respecto á aus metrópolis? Pues aun lo extraflaréis mucho menos si la madre patria no scieria a mostrares en todo tal madre, ó da al h jo permiciosos tirmples para que se aliente á ser discolo Camplieranse en España las leyes que debian haber presidido à la conservación de sus Indias, espiotárase más el afecio, y menos el ansia del oro; enviáranse gentes allá, no tanto á vejar y oprimir como á proteger é liusirar, fuera otro el gobierno interior, diérase etro mpulso, otro giro otra dirección al comercio evitárase afiadir castas à castus para mu tiplicar los proscriptos, los parias de aqueilas regiones, 👝 🤉

más tirante y hasta injusta y opresiva que se quisiera pintar la dominación españolaren América, siempre iba á aparecer prevaleciendo la rebeldía y aprovechándose del estado de desgracia en que so ballaba la madre patria para debilitarla más y más ante el poderoso ene migo que la oprimía con sus armes y malas artes en la Península.

A qué insistir en que los que como Arguelles discurrían en asunto de tal gravedad, debieran haber prevalecido; pero esas son las consecuencias de un primer error. El cometido trayendo á las Cortes gentes tan trabajadas por los extranjeros, enemigos de España del día antorior u los, los ingleses, y enenligos del presente los otros, trabajadas en su espíritu de independencia y en el de su amor propio, puesto que, sun cuando sin razón, se daban por desheredadas, y el no menos grave de ofrecerlas la facilidad de una primer opinión unánime y enérgica como la empezada á discutir en la sesión del 10 de octubre; esc error se hizo, desde el primer momento ya, irreparable. Así es que después de darse una verdadera batalla parlamentaria, tanto más ren.da cuanto más corta, en una sola sesión, la del día acabado de citar, se declaró el asunto suficientemente discutido, dejando la resolución definitiva para la noche siguiente. En ésta surgieron nuevas opiniones sobre el modo de redactar el decreto, amplio, se gun los americanos, y comprendiendo las cuestiones de comercio, de castas y de representación de ellas en el Congreso, restriagido, según los europeos, y condicional en puntos de tal transcendencia. Argüelles logró se suspendiera la discusión para la próxima noche, en que, como en la del día 13, otros sauntos distrajeron de ella á las Cortes, pero en la del 14 se resolvió el decreto que después publicó la Gaceta del 18, que lecia así: «Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan el inconcuso concepto de que los dominios españoles en ambos emisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola nación y una sola familia: y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios, europeos ó ultra-· arinos, son ignales en derechos á los de esta península, quedando á cargo de las Cortes tratar con oportuni dad y con un particular interés de todo quanto pueda contribuir à la felicidad de los de ultramar, como tami en sobre el numero y forma que deba tener para lo siesivo la representación nacional en ambos emisferios Ordenan asimismo las Cortes que desde el momento en que los países do ultramar, en donde se hayan mainfestado conmociones, hagan el debido reconocimiento a a legitima autoridad soberana que se nalla estableuda en la madre patria, haya un general olvido de quanto hub ese ocurrido indebidamente en ellas, de xando am embargo á salvo el derecho de tercero »

Luego veremos si esto dió resultados para la pacificación de América.

Con esa discusión, tan rapida y todo, habida en ausencia de los diputados propuetarios, que pudiéra-imprenta r os llamar, de nuestras posesiones ultramarinas, alternaron, como es de suponer, otras de circunstancias del momento y, entre ellas también, la magna de la l.bertad de imprenta.

En el tomo VII de esta obra hicimos ver cuál era em libertad por nuestras propias citas de los periódicos, folletos y libros que salían a luz en la época de la Junta

Libertad de



Central y por el testimonio irrecusable é irrecusado de Jovellanos. La proposición presentada entonces por D Lorenzo Calvo dando ensanche á la libertad de imprenta, n ejor ann, sanción oficial, se envió al Consejo y después á la comisión de Cortes, quedando luego sin resolución en el Gobierno. Poro ahora, reunidas las Cortes y presentada a ellas nueva proposición para declarar la imprenta libro, se nombré también una comisión que redactara un proyecto de ley que astatend ese á dar garantías á esa libertad como á reprimir los excesos que pudieran cometerse á su sombra.

Esto último es lo que deseaban los más prudentes. escarmentados con el espectáculo que ya ofrecía la imprenta aun sin haberes declarado legalmente su libertad y valiéndose de la licencia á que provocaba el derorden que en materia tan compleja remaba como en muchas otras cosas, en las juntas de provincias, por su origen, y en la suprema Contral per su debilidad El clero, especialmente, cuyo influjo, en opinión de los liberales, debía parecerso mucho al del ero ingles en la de Napoleon, por lo provervial entre ellos había sido objeto de las diatribas más acerbos. Reconociendolo así aun algunos de los diputados entusiastas de la libertad de impronta, el mismo Arguelles, penente el más activo en la Comisión, trataron de establecer algun correctivo y, con.o tal, ninguno más eficaz que el de la previa censura; pero no estaban los tiempos para eso según se había visto hasta entonces, y fue desechado.

Comenzó la discueión el 14 de octubre, y sun cuan de un diputado trató de impedir la lectura del informe de la comisión hasta que llegaran sus colegas de las provincias de Levante, ya se pudo entrar en la exposición general de las ventajas que habria do ofrecer una ley, primera garantía de la libertad política en el siste ma constitucional. Los debates duraren hasta el 5 de noviembre y fueron sestemdos tan tenaz como brillantemente por los campeones de una y etra opinión, la de la libertad absoluta, que sedieron triunfantes, y la de obstrucción completa á la emisión de las ideas políticas por medio de la prensa.

En esa lucha, presenciada por un concurso numenso de personal desde las galerías del Congreso y en que, como decia Argüelles. la agitación de los diputados i intada expresivamento en sus semblantos, y un silenio profundo en todos los domas, daban a conocer el grado de intensión con que estaban fijos los animos en ua acuerdo del quo parecía pendiente la suerte futura te la nacion y la existencia y renombre de las Cortes». on esa lucha, repetimos, apareció la división política en los dos partidos que después habrían de costar à la patria tanta sangre preciosa, sacrificios de tedo genero de intereses. Y se significó principalmente tally tan funesta discordia porque se hizo de clases, y las enemigas de las reformas, viendo vulnerados sus privilegies y derechos, se valiaron en las massa del pueblo del espanta conservador que distangue al español y del senuniento monárquico, más que nunca encendido entonces con el secuestro de un soberano cuyos defectos co le dejaron conocer la traición de que había sido vícima (1). Euardeció aun más esa lucha un incidente,

<sup>(1</sup> Dice Nápier: «El pueblo no combatía por la libertad, ano por el orgollo nacional y empojado por una influencia religiosa. In libertad no tenía atractivo alguno para los nobles

parecido al del Obispo de Orense y que en las Cortes se tuvo por resultado de confabu ación de los partidarios del prelado y de las ideas que substentaba.

Han dicho varios de loshistoriadores de aquella época que las inquietudes y disgustos que daba á las Cortos la Regencia que las habia instalado, exigían la substitución de ésta con otra que observara conducta mas humilde, por lo menos más ductil con ellas. No tienen è no quieren tener presente esos escritores que en la sesión secreta del 28 de septiembre, cuatro dias después de abiertas las Cortes, el diputado Sr. Herrera pidió que se unidasen las personas que tentan el Poder. ejecutivo, y oso sin levantar la sesión, tan urgente debia parecerle su relevo. También parecia serlo para otros, puesto que los hubo que anunciaron peligros. para la patria si no se mudaban inmediatamente los actuales Regentes Afortunadamento el catalán Capmany distrajo á les diputades del asunte con el del duque de Orleáns y, al volver al provocado por Herrera, logróana votación de «No ha lugar por ahora á mudar las personas que componen la Regencia. En la sesión del 8 de octubre, las Cortes, al recibir la renuncia que por cuarta vez hacían los Regentos de su cargo, volvió á discutirse la conveniencia ó no de que les fuera admitida, resolviéndose no admitirla, tomando, em embargo, en consideración cuanto habían hecho presente en aquella ocasión ¿Dondo está, pues, esa urgente ne-



los excerdotes y los frailos, ni sun pera los comerciantes, y suprimiendo las antiguas instituciones, violando formas y cos tumbres que había el tiempo consagrado, las Cortos hirieron Intereses poderosos y las preocupaciones mismas que habían producido la resistencia.»

cesidad de substituir la Regencia por las inquietudes y disgustes que producta?

Hasta la noche del 15 de octubre, y entonces y tras de una larguísima y acalorada discusión, no se declaro Trina. tal urgencia para que en la sesión siguiente se resolviera por 62 votos el establecimiento de una Regencia de tres individuos, de los que uno habria de ser americano, contra 37 que fueron dados para la de cinco y uno que para la de un solo Regente. En sesiones posteriores se discutieron las cualidades de edad, conducta política y procedencia que deberían reunir los nuevos regentes, así como la declaración de su cometido y las responsabilidades a que quedaban sujetos, la manera, por fin, de su elección Y sacándose, aunque ine dentalmente, à plaza el nombre y las condiciones de la Infanta Carlota, hermana del Rey y princesa del Brasil, y negándose las Cortes á que se uniese al acta de la sesión el papel en que se había promovido ese asunto; retardando, aun así, la elección para que pudieran tomar parte en ella los diputados de las provin cias de Levante, ya que se hallaba á la vista el barco que los conducía a Cadiz, é informados, por fin, éstos de cuantos antecedentes pudieran serles necesarios para formar opinión, quedaban la noche del 26 e.ogi dos regentes el capitán general de ejército Don Joa. quin Blake y el jefe de escuadra Don Gabriel Ciscar, por Europa, y el capitán de fragata Don Pedro Agar, por América

Don Agustín Arguelles, al elogiar esa elección que, Los Regen en verdad, fué poco disputada y mereció por el pronto <sup>tes</sup>. la aprobación pública, dice en su citado libro: «El pri mero, aunque poco afortunado en la suerte de las ar-

Regencia Trins.



mas, era considerado entonces como uno de los jefes militares más sabios en el arte de la guerra, y no menos integro y capaz para los negocios; el segundo, á la reputación científica con que tanto se había distinguido siempro, unia mucha probidad y entereza, y el últumo no era menos estimado por sus luces y conocimientos, que por sus virtudes erivadas» (1). Muy justa era esa reputación, que nunca después se ha desmentido, la de sables, integros y patriotas de que les tres nuevos regentes gozaban en l'apaña. Aun con la famade poco afortinado en la guerra, que, con razón, lo atribuye Arguelles, el general Blake hubia demostrado condiciones nada comunes de organizador y en aquellos mismos dies daba al ejército una constitución de los Estados Mayores, reveladora de prendas militares sobresalientes en au autor. Su respetabilidad con eso creció sobremanera y más en Cádia donde so había visto recientemente á Blake ocuparse incansable. en cuanto pudiera contribuir à dar consistencia y fuer-

A decimes nesotres a/Qué se the games to be Torono pinta set à les ausves regentes: «De Don Josquin Blake y de sus cuatidades como general hemos hab ado ys (hastante mai) ond versus occasiones tiempo vendrà en examinar su conducta en el puesto de regente. Los otros dos gozaban fama de marmos subtos, en especial Don Gabriel Ciscar, dutado tembién de carácter firme, distinguiéndoss tortos tres por su integridad y amor à la justique.»

<sup>,1)</sup> De los anteriores regentes dice el mismo Argáelles IR páginas antes ex la verdad, un prelado venerable por la pareza de sus contrasbres y su pindoso celo (el de Oresse), el general que había vencido en la gloriosa jornada de Bailén (Cimér sos), uno de los más colebrados hombres de estade de su tiempo (Sacredra, un ilustrado almirante de marina. Escaño), y un rabaltero americano, distinguido por sus destinos anteriores (Lardiasbai), no podías micuos de ocupar dignamente aquella elevada magistratura, al su administración, anade, no habíase tendo tan contraria la opinión de sus contemporáneos s

za á los ejércitos de operaciones en tan ruda campaña. De Ciscar se tenía en aquel centro marítimo la más so bresaliente idea. Sus servicios en las operaciones na vales ocurridas en la todavía reciente lucha con inglaterra, sus conocimientos científicos y la práctica para la instrucción en arte tan difícil como el de construir, armar y regir los barcos de guerra, y sus nota bles escr.tos, en que se ostentaba la ciencia de navegar tan hermanada con las letras y hasta la poesia, le ha bían dado alto renombre de sabio como su conducta en el gobierno de Cartagena preservando de las garras de los franceses aquel emporio mediterráneo, se lo había proporcionado de jefe previsor y valeroso, de gran patricio, sobre todo, y hábil gobernante (1) Si no tan brillante y sólida y general como la de Císcar, la reputación de D. Pedro Agar era también fundada por sus servicios en la mar, en el bloqueo de Gibraltar particularmente, y en la dirección de las Academias navales de los tres departamentos.

De las virtudes cívicas, militares y privadas que les atribuyeren los hombres de su época y á que se re fieren, según acabamos de ver, los señores Argüelles y Conde de Toreno, nada hay que decir que no sea en elogio de los tres nuevos regentes. Pero ¿bastan esas cualidades morales y los servicios prestados en tierra y mar, según su carrera, para hacer de ellos tres estadistas, hombres de gobierno para el de una nación en las circumstancias en que se hallaba España cuando se lo confiaron las Cortes de Cádix? Lograron, éso sí, mere



<sup>1.</sup> Unas eSemblanzas de las Cortes de 1820 y 1821 : calificaban á Ciscar de marino duro y valente, de miror fiero y de genio revesado

cer el aprecio general á punto de ocupar el mismo puesto en otra Regencia posterior à la para que habian sido ahora elegidos; pero es necesario conocer su situación respecto á aquellas Cortes y las vicisitudes del tiempo en que ejercieron tan delicado cargo y aún : tardaremos en adquirir ese conocimiento, para rendir a los tres el homenajo de admiración que se les deba ó someterlos al juicio imparcial de la verdadera critica. histórica

Aquella Regencia, aun antes de emprender el ejercicio de sus funciones, produjo un incidente, el a que nos referíamos hace poco, que, lo hemos dicho, enardeció la lucha entablada va en las Cortes con motivo de la declaración de su soberanía, del juramento de los anteriores regentes y do la discusión sobre la ley de imprenta. Hallábanso ausentes dos de los regentes, el general Blake en Murcia, á la cabeza del pequeño ejército destinado à contener la Sebastiani en laus correrias sobre aquel reino, y Ciscar en Cartagena quien, además, tendría que someterse á una no corta observación sanitaria por reinar en el puerto de su mando la fiebre amaril a, azote que amenazaba invadir todo el litoral leventino y hasta se suponía ya haber plan-

del Palscio.

El Marqués tado sus reales en la ciudad herculea Fué, pues, necesario nombrar quienes substituyeran á los ausentes, y la elección de las Cortes recayó en el general Marqués del Palacio y D. José Maria Puig, miembro del Consejo Real. Hubieron de jurar los tres en la sesión pública del 28 de octabre. Agar, como después Puig, lo hizo sin protesta ni observación alguna. No así el Marqués del Palacio que, al contestar á la fórmula interrogativa del acto, dijo que m juraba, em perjucio de

HARNAR NO T

los unchos juramentos de fidelidad que tenía prestados al Sr. D. Fernando VII. Prevenido por el Presidente de que debía jurar lisa y llanamente por si o no, quiso el Marqués dar algunas explicaciones de por que insis tia en su declaración. Todavía fueron más latas las exrdicaciones que dió desde la barandilla, obligado a presentarse en ella en calidad puede decirse que de rec o de pretendiente, pero hubo de soltar en ellas una frase que encendió aun más, si cabía, los ámmos de ss diputados. Dijo que estaba pronto á jurar según la tórmula establecula vi los Sres, Diputados nabros en ma terras teologicas que habia en el Congreso hallaban que polla hacerlo sun escrupulo na reparo. Fué en vano que concluyera confesando que su restricción se dungia únicamente á asegurar más y más el temor del juramento, no dudando de la soberania de la Nación reunida en Cortes, porque rugía iracunda y desencadenada sobre su cabeza la tempestad que habían provocado sus primeras palabras y era imposible refronarla ya, ni menos reducirla á la calma. Fué el Marqués arrestado en un cuarto mimedo, y sin asiento siquiera algu no, del cuerpo de guardia de las Cortes, se pasó un ofico á la anterior Regencia explicando lo sucedido para que liera posesión á los dos nuevos regentes, y en la essou siguiente y al permitir la traslación del preso a su casa, pero incomunicado, se dispuso que la Comi-<sup>216</sup>n de Justicia, examinándole, propusiera lo que le pareciese con la brevedad posible, atendiendo à la mi tura eza y circunstancias del asunto

Por supuesto que á aquel incidente se le dió en las Cortes y en Cádiz el caracter de una conjura tramada por los enemigos del nuevo poder legislativo, caya pri-

Tono ix

mera manifestacion hubiera sidu la protesta del Obispo de Orense, presente todavia en la ciudad y agitando, según algunos, por medio de sus allegados y partidarios la opinión pública. Las consecuencias no se diferenciaron tampoco mucho de las que produjo el meidor te del Obispo; pues el Marqués, después de repetir sus disculpas, en particular, à los jueces, y en publico, jor medio de un manifiesto profusamente repartido, acabó por prestar el juramente que se le había impuesto (1) Nombrado en su lugar el también general marqués de Castelar, que no opuso resistencia alguna al juramento, quede la Regencia completa, siquier conlos suplentes señalados, pues que sólo en 8 de diciem-· bre y 4 de enero aigniente se presentaron en Cádiz el general Blake y el jefe de escuadra Ciscar; con lo que puede empezarse á computar la vida y comprender la conducta de aquel segundo período de una institución que en todos ellos habris de ser instrumento y sólo instrumento de las Cortes de Cádiz

Elogio de la primera Regençia.

La primera Regencia que acababa de desaparecer de las esferas del Gobierno español tan arrebatada como imprudentemente por las iras de los que la debian en su mayor parte la potestad soborana que se habían atribuido, no era merecedora de tan negra in gratitud Componíase de personas de cualidades y de servicios que no les podian negar sus contemporáneos ni les negará jamás con justicia la posteridad, tal fue

<sup>(1)</sup> Los jueces manifestaron eque el Marqués estaba en la obligación de volver á presentarse en las Cortes, y de jurar en establica y llanamente, seí para satisfacer á aquel cuerpo, como á la nación, de cualquiera nota de desacato en que hubiese incurrido.»

a conducta suya en las por demás extraordinarias oircunstancias que habieron de arrostrar desde los primeros días de su mandato

Al aceptarlo, se ancontraba España atravesando la cusa más imponente en que se hubiera vista desde el principio de su gloriosa insurrección. Habían sido invadidas, y puede decirse que ocupadas sin resistencia, las provincias andaluzas, único reducto que se creia avunerable desde la jornada de Bailen, en todo el teritorio nacional. Uno como milagro, debido á la diligencia del duque de Alburquerque y al valor de las tropas de su mando, había salvado á Cadiz de caer en les garras de las águilas imperiales, de vuelo tan raudo hasta entonces, de fur a y ansia de destrucción nunca bastantemente satisfechas. Poro a pesar de tan favorable golpe de la fortuna, no es probable que la Regencia ni el puoblo, tampoco, de Cádiz esperaran en los primeros días verse libres de tamaño riesgo como e, de la ocupación por sus enemigos del sólo punto que en tim augustiosos momentos representaba á España todavia soberana de sus destinos, independiente ante sus pueblos y ante las naciones todas no sometidas al poder, la autoridad y aun el capricho de Napoleón. Y de ahí la admisión de los ingleses en la Isla y en Ceuta, de ahí consentido el inosperado allanamiento de las fortificaciones del campo de San Roque, precio de una alanza sin la que no podía creorse á salvo la independencia nacional Pero aun en circunstancias tan críticas la Regencia impidió la entrada en la plaza de Cádiz de esos mismos ingleses que pretendian guarnecerla con las intenciones, por supuesto, que eran de presumir en los detentadores de Gibraltar, como evitó con arte

la conpación de Vigo y su incomparable bahía, á que también espiraban.

Era, aunque desgraciadamente necesaria, muy cara la intervención inglesa en nuestra lucha con el pode río más formidable de Europa, y es, en parte, dignade elogio la conducta de un Gobierno, puesto en tanduro trance como el de disgustar á un aliado que, aun cuando siempre por sua propios intereses, afrecia un apoyo y desplegaba unos esfuerzos de que tanto fruto debia esperarse. Y, sin embargo, la Regencia no temió disgustarlo negandole uno de los mas codiciados intereses, el premio que con mayor ansia codiciaba, el de que se le consintiera el comercio directo con muestras colonias & cambio de la garantía que le ofrecia, el Gobierno britanico para un emi restito, considerado con o indepensable. Es historia harto triste la de la protección inglesa a España en materia de substdica, así de nri las como de equipos y dinerce. Henios tratado e-e asimio largamenta en otro escrito y lo haremos en sele en lugar mas apropiado bastenos ahora manifesta: que a los argumentos ofrecidos por el ministro ingles Wellesley ponderando los sacrificios hechos por su pala on favor de España y pidiendo, en componsación, el comercio directo desde sus puertos con nuestros dom.mos de Indias, se le contestó que «no se podría adm.tir la propuesta siu concitar coutra si el odio de toda la Nación, á la que se privaria, accodiendo á los desesdel Gobierno britanico, del fruto de las posesiones ultramarinas, dejandola gravada con el costo del ampréstito que se hacia para su protección y defensa.» Y podia haber anadido el ministro Bardaji, que redactó la nota, «dejándo a también gravada con el irreparable

perjueto de aprovecharse los ingleses, en vez de élla, de los inmensos beneficios del comercio de las colonias con su metrópoli. >

Se han exagerado mucho los subsidios prestados a España por los ingleses en la guerra de la Independencia. Ni son exactas las cifras con que se los ha querido representar según man festamos en uno de los capitulos del 5.º tomo, ni la Inglaterra tenia medios para facilitarlos, sobre todo en los objetos que más necesamos y urgentes se hicieron, armas y dinoro. Porque o hemos probado hasta la saciedad en otro escrito; de uno y otro de esos recursos carecía, aunque no lo crear muchos, el gobierno britanico (1). Haciamos vor er ese escrito que las juntas provinciales al principio de la guerra, y la Contral después no recibieron mas de 70 millones de reales, obtenidos, por supuesto, en calidad de prestamo y tan largamente satisfecho que, repetimos ahora, aquella corporación en su Mainfiesto decía al disolverso que España había dado más tal vez de la que había recibido. La guerra, anadíamos, se sostuvo con los sacrificios pecuniarios que supieron imponerse las provincias españolas y principalmente con los donativos de América.

Así pado España traspasar á Austria, durante la campaña de 1809, cantidades que le estaban dest nudas, prueba inequívoca de que no le hacia falta el oro que dice Nápier derramaba aquí el gobierno inglés, y prueba de la generosidad de su alianza con el Imperio

De la Cooperación de los ingleses en la Guerra de la Independencia», discurso leído en el Atenco de Madrid la noche del 19 de abril de 1827.

danqviano Como que, al terminar la primera Regencia, llevaba España ingresados en sus Cajas más de 350 millones de reales, suma en aquellos tiempos de una importancia más que triplicada respecto á los actuales en que, por etra parte, los gastos de la guerra ascienden a cantidades relativamente enormes

En cuanto á lo del oro inglés, ya lo hemos indicado, no era tan abundante en el Remo Unido como nos dicen Nápier y etros de sus compatriotas y creen muchos todavía de los nuestros. Escribía Canning á su embajador en Cádiz al tiempo de la negociación á que antes aludíamos, «por la circunstancia de entrar tanto metálico de América en España kaci indola por fortuna independiente de los sacorros exteriores, y especialmente por la continua escusez de dinera que sufria la Inglaterra haciendo que la extracción de la mue pequeña suma se mirase allí como de la mayor importancia • Y lo que el célebre ministro inglés, lo decian también varios de su nación, y sin ir más lejos Londonderry, que entonces bacía la guerra en Espoña. quien declara paladinamente en su libro sobre aquolla lucha que ya en 1803 carecian sus tropas de útiles de campaña, de calzado y de dinero, dehiéndoseles varios meses de paga, denda sumamente comprometida tratándose con soldados mercenarios. Y después añade que en 1810, esto es, en la época en que escribía lo ya transcrito Canning, lo que mas afligia era la escarez de dinero, hallándose los energos sin víveres y sin metálico en un país como Portugal donde no se podia adquirir nada si no se pagaba.

De modo que mal podía inundamos de oro una nación que no lo tenía y menos confesando ó, por mejor decir disculpando sus pretensiones comerciales con tenerlo nosotros en abundancia.

La prueba nos parece que no puede ser más concuyenta (1)

De lo que, al tratar de este asunto, debe acusarse a la Regencia es de sus para siempre lamentables condescendencias con la Junta de Cádiz confiándole el recaudo de los fondos publicos por contribuciones, donativos ó prestamos y su distribución en pago de las obligaciones generales del Estado. En vez del desprendimiento, de que tanto alardeó en sua Manifiestos, y del rigoroso espíritu de justicia que del la dirigir sus actos, negó á los particulares dueños de fondos considerables ventdos de América en nuestros convoyes, sino el derecho, la oportunidad de su entrega, y no luzo la de los necesarios al ejército para prestar los mas includibles servicios á que estaba llamado en la emble lucha que sostenía por la independencia de la patna. A tal grado elevo aquella junta sus presensiones de superioridad y de arbitraria en sus actos malamente consentidos en la pugna que provocó con Al burquerque en la época de su instalación en Cádiz, que la Regencia hubo, al fin, de rescindir ton funesto acomodamiento en 31 de octubre.

A eso debió contribuir la apertura de las Corteinte las cuales temerían los regentes cacr on immonsa responsabilidad.

Ya se hubiera querido y hasta se intentó reformar otros ramos de la Hacienda con el fin de atender á to-

De ésto y de la falta de recursos en logialerra tratarenos isrgamente en otro tomo.

dos los servicios y con especialidad á los de la guerra; pero los en que habrían de rozarse intereses de la Iglesia, defendidos, como es de suponer, por el Obispo Presidente de la Regencia, quedaron con la llogada de éste a Cádiz, descartados de toda discusión. Aun en los asuntos referentes al crédito publico, se redujo la acción de aquel Gobierno á la de tantos otros en España, al nombramiento de comisiones que, como general mente sucede, ú olvidaron su mandato, ó, si entitieron dictamen, fué para que duriniese on las oficinas el sucno aterno

En lo que no mostraron negligenera los regentos, ya que en su mayoria eran militares ú hombres expertos en materias de organización de la fuerza armada, fué en al numento y concentración de las tropas que constituían el ejército nacional. Promovióse el alistamiento en las filas regulares persiguiendo la deserción y convidando á la juventud p útricta y aun á los morosos con proporcionar a los ejercitos de operaciones fondos y recursos para armar, vestir y mantener á las tropas que los formaban. Movía á ollo la circunstancia de hallarso los franceses distraídos de toda etra atención. que no fuese la de la expulsión de los ingleses de Portugal y la conquista de las plazas de guerra de Cataluña, y así se logró aumentar en mas de 40 000 hombres la fuerza efectiva de nuestros ejércitos y organizarlos convenientemento para no sólo en Cádiz, cuya seguridad quedó muy pronto garantizada, sino también para que en las regiones centrales de la Península no arraigase la ocupación francesa. Apoyando á las guerrillas, más crecidas también cada dia, é combatiendo al enemigo en sus proyectos de asegurar esa misma ocupación con la de poblaciones de importancia ó las líneas de comunicación con los ejércitos de operaciones, mantenían los nuestros vivo y en aumento el espíritu público entre los españoles, encendidos siempre en el fuego de su patriotismo (1)

Contribuyo no poco á esa acción, esencialmento militar, la organización del Estado Mayor, llamado con listo fundamento los ojos y el brazo de los generales en jefe para las grandes operaciones de la guerra. De orden de la Regencia organizó el general Blako, presente por entonces en Cádiz, el Fatado Mayor General y los particulares de los ejércitos con tal acierto, que en las diferentes vicisitudes por que ha pasado tan útil institución y con cortas diferencias hasta estos últimos trempos, ha logrado mantener las bases del reglamento que la dió en 9 de junio de 1810 con el título de «Apunta-

I. En la «Exposición del Consejo de Regencia de España é indias á las Cortes....» se estampa el cuadro elguiente de la fosta que llegó á reunirse en tiempo de aquel gobierno

| En Cataluña              | 37.761 | hombres. | 2 600 caballes |            |
|--------------------------|--------|----------|----------------|------------|
| Valencia.                | 16,000 | 11       | 1 800          | >          |
| Murcia                   | 18.588 |          | 2.872          | 4          |
| lela y Cádkz             | 23 837 | •        | 1.515          | <b>)</b> 0 |
| Extremadura              | 27 836 | D        | 2 596          | M .        |
| Galicia                  | 22 000 | 1        | 350            | 70         |
| Div.sión volante del bri |        |          |                |            |
| gadier Portier           | 1.090  |          | 150            | t          |
| Div.sión del brigadier   |        |          |                |            |
| Bárcenas en Asturias.    | 2.000  | 4        | <b>*</b>       | 23         |
| Aragón,                  | 3.600  |          | 150            | 1          |
| Chenca                   | 3 000  |          | 200            |            |
| Condado de Niebla        | 2.000  | 1        | 500            | 5          |
| Campo de Gibraltar       | 8.683  | 1        | 288            | >          |
| Regrania de Ronda        | 860    | ,        | •              |            |
| Coute                    | 1.777  | ,        | *              | ,          |
| Presidios menores        | 600    | 3        |                | 20         |

164,406 infantes, 12.471 caballos

ciones sobre el establecimiento de un Estado Mayor.

Si tan autigua esa institución que se remonta a las clasicas organizaciones de la fuerza armada en Greciay Roma, si en la Edad media, en aquellos tiempos de sarbarie militar, se vislumbra tedavia ejercida por personalidades clasificadas como importantes para la disciplina y dirección de las tropas, as más adelante, al niciarse el renacimiento de la milicia en Italia y Flandes, se cuenta como el mayor elemento de orden y manejo de las armas la reunión de oficiales, los más expertos ó instruídos, bajo el mando de aque maestro do campo general, cargo tan conocido y acreditado; se luego fué éste substituído por el de los cuartel-masetres y mayores gonerales, consignado en las Ordenauzas para tan preferente servicio, el general Blake con las Memoraes además del gran Federico á la vista y la experiencia de las guerras de la revolución francesa y del imperio napoleónico, ideó una organización, repetimos, tan sabia y útil que es, acaso, la que constituye la mayor gloria del, per tantes etres conceptes, célebre paladin de la independencia española. Hemos dicho en otra parte refiriéndonos à este asunto «Creóse el cuerpo como instituto completamente separado de los demás del Fjército, con jefes y oficiales que dejaron los suyos, stendiendo independientementa al desempeño de las vastas funciones que siempre han estado al cargo de los estados mayores, resgnados detalladamente en las Apuntaciones, y siguiendo una carrera nueva para sus recompensas y aspiraciones. El personal se di vidió en ayudantes generales, con el empleo de brigadieres ó coroneles, pruneros ayudantes, con el de tenientes coronoles; y sogundos ayudantes, con el de capitanes, bajo la dirección de un jefe do Estado Mayor General encargado de su organización y de la reunión de cuantos elementos son necesarios en un centro como un asiento del gobierno, para la marcha general de las operaciones militares en una vasta esca a Aquel jefe tenía á su inmed ación un número considerable de ayudantes del cuerpo formando una dependencia entral, reunión de las hoy (1858) Dirección General y Dej ós to de la Guerra, con la que se entendían directamento los estados mayores de los ejércitos y, lo que es más, los mismos generales en jefe, por haber y de declarado el jefe de Estado mayor general Organo del Gobierno Supremo, así como del general en jefo el listado mayor particular de cada ejere to de campaña (1).

Con el mismo acierto que esa organización del personal, se hizo la de los servicios, ya de todos conocidos, que incumbran al Estado Mayor; y si se estudian a escritos posteriores de los generales de mayor autordad en el extranjero, se vera que despues de muchos años de estudio y de experiencias no han hecho esos maestros, que por talas son tenidos de muchos, mas 1.40, aun cuando ignorándolo acaso, seguir los derroteros y el ejemplo dado un 1810 por nuestro ilustre compatriota.

La Armada obtuvo también, ya que no aumento.

tra reorganización proporcionada á las necesidades

1.10. en tales circunstancias, estaba llamada a atender.

1 no de los regentes era marino, el general Escaño.

Consideraciones sobre el Cuerpo de Estado Mayor del b.ército», publicadas en «La Assinb.es del Ejército »

acreditadísimo de mucho tiempo atrás por sorvicios, más en grande escala, prestados antes de la de Trafal gar, pero semejantes; como que se referian a la habilitación de barcos, inutiles antes, dispuniendolos para luchas nuevas y de índole distinta. Los más avenados de los navios surtos en nuestros arsenales obtuvieron destino acomodado á su situación ou puertos donde no fueranocesario un servicio muyactivo; otros, menos defectuosos fueron a surcar el Mediterráneo para impedir a los franceses el cabotajo, y algunos el Océano para sostener nuestras comunicaciones militares y comerciales con los j nertos de Amé ica, y las fuerzas sutiles, por último, aumentadas on lo posible y regidas, segun ya d jimos al principio del presente capítulo, por un l'abil 1960 de escuadra, se ded.caron a defender la bahía de Cádiz, histilizar los puntos de la costa fort ficados por los sitiadores, é impedir los auxil os que pudieran proporcionarles los corserios tripulados por los marinos que les enviaba Napoleón (1).

Pero es regente Escaño y en la «Exposición» antes citada occoribese así la situación de la Armada «Determinése, puesque los navíos y fragatas que necesitaban entrar en dique ó no se podían armar, se destinasen á Mahón y á la Hahana, donde se mantendrían más seguros, ó se repondrían con más faci-

<sup>!</sup> Lecado Labía sido ministro de Marina con la Junta Central; y en una Exponeión sobre las providencias generales dadas en su ficiapo, decía «El armamento de faluchos, lanchas y barcos se redujo á algunos en el Ferrol, 8 en Vigo, 10 en la costa da Cataluña, 2 en Maliorea, 1 místico en Málaga, 2 ja beques en Valencia, 8 lanchas en Cartagena y Alicante y 60 en la bahía de Cádiz, más 40 de estas siendo barcos de tráfico, después de disponerios de obra y armamento, guardándo se éste en almacenea, continuaron en su comercio sio grava men de la Real Hacienda.»

нь дрг Падел

El estado de las cosas públicas en que nalló la Regencia envuelta á la nación y particularmente el que se ofrecía en su derredor con la entrada de los enemi-

lidad. Los capaces de habilitación se habilitaren con efecto, y « destinaron é varios puntos; unos fueron á Veracruz y Lima por dinero, otros á cruzar el Mechterráneo y el Océano, llevande auxilios de armas, víveres y caudales, trayendo tropas y manneros, y asegurando algún punto donde convintese esta dase de defensa. Con las lanches, místicos y faluchos y demás: buques menores, ee formaron dos escuadrillas sutiles que armadas de cañones de batir, obuses y morteros, mandadas por cáciales expertos y valientes, han contribuido de un modo uny acertado y poderoso á la resistencia que en esta parte en la opuesto al enemigo. Una de ellas ha guarnecido la parte mas interior de la bahía, ha impedido á los franceses su estasecimiento en parajes perjudiciales ha auxiliado y protegido nuestras obras de defensa, y atajado el paso por el laberinto de caños y anegadizos, que bien guardados hacen inexpugnabie la isla. La otra escuadrilla contribuyó á la ocupación del fuerte de Matagorda en 21 de febrero, y à sostenerlo hasta el 21 de abril que se abandono, cubre la bahía y toda la parte del E de la ciudad; ronda infatigablemente por la costa para que el enemigo no se aproveche de un descuido que traería perjuicios incaienlables, hace el servicio de convoyes, muelles o demás de este género y en fin, se destinan de ella también auques á expediciones en las costas de Levante y Poniente ornpadas por el enemigo, á mantener,o en un sobresalto contimo, y á proteger los buques costaneros que contribuyen á la subsistencia de Cádia. Constaban estas fuorzas sutiles á pripcipio de febrero de 46 haques, y desde entonces se han armado y habilitado 72, sin contar en sila la división de reserva corto munero si se compara con la utilidad que resulta de esta anna y necesidad de su aumento, pero que no lo parecerá cuando se considere la escases de medios que ha habido para proporcionámelos, y la actividad incesante de sus operaciones, que les expone á averías d'arias, les cuales, obligando à la reposición, disminuyen los arbitrios y recursos para el aumento prograsivo a

gos en aquellas provincias y su presencia en toda la costa próxima á Cadis, tenía que debilitar la acción de un gobierno nacido, por otra parte, en tal desorden y con procedimientos que carecian de la regularidad y. sobre todo, de la legalidad de antiguo establecidas. No era, ast, fácil que se impus era á tanta votuntad errante como habían provocado circurstancias tan excepcionales, a las ambiciones con eso dispertadas, y gracias que lograse contener la anarquia, más ó menos mansa, que minaba desde su establecimiento á todo gobierno que se nombrara. La gostión de la Regencia tenía, en tales condiciones, que ser, tanto como vacilanto, difícil: y se royeló desde los primeros días en au debilidad con la Junta de Cádiz, en el mantenimiento de los Consejos, tan hostiles a ella como lo habían sido 4 la Contral y 4 las Juntas provinciales. En una de sus mas importantes medidas fué en la que, sin embargo, demostró una energía que la bonra, en la de la abolición de aquel tr.bunal de vigilancia y seguridad, establecido por la Central en Aranjuez y de que tratamos en el tomo VI de esta historia

En recomponsa del patriotismo y desinterés que, por lo monos, revelaron aquellos regentos, las Cortes los ordenaron presentaran ante ellas, en el término de dos meses, enenta de su administración y conducta, con la especificación y demostración necesaria para juzgarlos. De esa providencia arranca la redacción del Diario de las operaciones de la Regencia desde 29 de enero de 1810 hasta 28 de octubre del mismo año, por D. Francisco Saavedra, que más tarde se publicó en el Elegio del general Escado. En ese diamo se especifica, con efecto, y demuestra la conducta de la pri-

ea π μβγ<sub>α</sub> β <sub>N</sub> ac Ty

mera Regencia con los datos más minuciosos, justificándola, en nuestro concepto, de un modo irrebatible. Las Cortes, no creyéndolo, sin duda, así, ó onojadas con probársele lo inmerec do de sus censuras y procedinamentos, providenciaron el extrañamiento de los regentes, cuya presencia en Cádiz dobía serles enojosa, aun cuamdo no fuera más que por aparecer todos los dias y á todas horas testigos, aunque mudos, de su atropeladora, ingratitud

r == Google

Hurborg REF For FEES

## CAPÍTULOII

## TORRES-VEDRAS Y BADAJOZ

La guerra .-- Procigue la campaña de Portugal.-- Liberación de Colmbra - Choque en Alcoentre. - El de Moinho-do-Cubo. -Signem los franceses la niarcha. Situación de Massena. Muerte de Sainte Croix Lineas de Torres Vedras. Ejérci to slinclo y llegada de Romana —Reconocimientos de Massaba,-Espera equivocadamente una gran batalla. Frustrado est internto, toma posiciones.—Estusción del ejército francés -Nuevas posiciones à retaguard a. Prudencia de Lord Wellingtora. Muévence los dos cárcitos. Nueva situación en 906 Quedan Se fortifican más y más los ingleses Paris. Expedición de Gardanne — Ordenes para re Expedición de Gardanne —Ordenes para refersar á Massena. —Napoleón y José — Drouet se reune a Massena.— Com bate de Río Maior. -- Napoleón y sus mariscales. -- Conducta de Soult. Acción de los Cast.llejos. -Ballesteros sigue sobre Remond y lo bate. Sitio de Grivenza. —Situación de la plaza -Primeras operaciones Se zompe el fuego.—Se risde la plaza —Sitio de Radajos. —Estado de la plaza.—La guarmición. - El gobernador. -- hiéro to estiador. - Printeras operaciones - Primeras salicas de la plaza. Bombardeo. - Salida, del 7 de febrero - Reconceludente en la derecha del titadians. Pérdics de Parda eras -Batalla del Gévora.-Posteron de San Cristobal -Ataque de los franceses -Derro ta de los españoles -- Conducta de algunos exerpos -- Don José do Galriel, Bajas, Resolución de Menacho, Presigue el artio. Coroncariento del camino cubierto. Nuevas e 16mm. Muerto do Menacho El brigadior Imas. -Bateria de brecha —Consejo de guerra en la plaza. —Cajdiniación Sue efectos. -Sitlo de Campo Maior.—Muerte de Romana.

Mientras en Caliz, libro ya del primer peligro y hasta aspirando, con las expediciones ya descriptas, á hacer levantar el aprotado cerco en que la tenían los imporiales, se celebraba la que tantes creían regeneración de la nacionalidad española en sus más elecuentes manifestaciones políticas y seciales, ardía la guerra con más vigor que nunca en dos ángulos opuestos de

TOMO IX

TH ROTALF

la Península, en Cataluña y Portugal. Alli habia comenzado, con el atio de Lerida, la serie de los que tal y ton justa fama habian de proporcionar al hasta entonces modesto guneral Suchet, en el ocro extremo, junto a Lisbon, iba a colipsarso, puode decirse, la estrelle del que la fortuna había guiade sie opre á la victoria. Eran aquellas dos campañas de indole militar muy distinta, ambas, sin embargo, tan instructivas como importantes en el curso general de una guerra que bien. se veia haber alcanzado proporciones verdaderamente extraordinarias. Como que ni aun para expedición tan decisiva cual la oncomendada á Massena, de cuyo éxito ó malogro habría de deducirse lógicamente la suerte de la guerra en España, ni aun para empresa cuyas dificultades no podían ocultarse á tan privilegiado talento como el del emperador Napolcón, se decidía éste á dirigirla persona mente, dejando á otros la responsabilidad, que pudiéramos llamar histórica, de un fracaso que no estaría lojos do temer en lucha tan larga, tan tenaz y sobro todo excepcional, fuera de todas las reglas deducidas del arte y de la experiencia militares. ¿Qué temor ó que vaga preocupación había asaltado la mente d el 4n.mo del nuevo César para que llegara á rehuir su presencia en un testro á que no cesaban de llamarle sus mas ins gnes generales, sus discipulos predilectos, convencidos ya de la impotencia suya contra los desorganizados españoles y sus poco numerosos aliados? Porque no era dable ya disimularle Napoleón hacía falta en España para vencer la resistencia incansabla que se le oponía, y mucho más si ésta se fundara, como él crefa, en los auxillos que puliera recibirde fuera de la Península.

¡Cuán otro hubiera sido quizas el resultado de aquella guerra!

Congratulémonos de ello los españoles.

Tal, con todo, debor a ser la confianza que Napoleón tuviera de las condiciones militares de Massena v particularmente de sa fortuna y de la autoridad que le daban esta y sus extraordinarios servicios, que creería iban á ser suficientes para superar la resistencia de los ingleses on Portugal.

Dojamos la relación de esa campaña en el momento en que, desoyendo el consejo de a.gunos de sus te-campaña de Peringal mentes, emprendía Massena la marcha desde Coimbra en seguirmento de Wellington por el camino de Lisboa.

Proelgue la

Esto era el 3 de octubre de 1810, y el 5 la vanguardia francesa, organizada con seis batallones de infantería, nuove regimientos de caballería, cinco entre ollos de dragones, y media batería de artilleria ligera, se dirigia resueltamente sobre Lorra con el general Montbrun á su cal eza. Y apenas se había puesto en camino cuando sus descubiertas se encontraron á la vista de la retaguarda angio-portuguesa que, aprovechando las quebradas del tenerio, fue contemendo la marcha de los franceses, con escasa pérdida por las dos partes, hasta Pombal, donde se establecía Massena el 7 con s is tres cuerpos de ejército. Lero si á su frente no descubría por el momento los insuperables ol stáculos que luego iban é oponérsele, tenía ugar á sus espaldas un acontecmiento que debié prever y que, por lo funesto, contribuiria poderosamento al mayor fracaso de la empresa que se le habia cheemendade.

Había dejado, ya lo indicamos, en Coimbra los Liberación enfermos de la marcha y los heridos de Bassaco, con <sup>de Coimbra</sup>.

un grueso destacamento para que los custodiase en el convento de Santa Clara, y la recomendación á las autoridades populares para impedir cualquiera agresión que pud.ora intentarse contra ellos. No contaba con que las fuerzas portuguesas que Labía rechazado días antes hacia el Duero, volvieran al Mondego, ya para ponerse sobre las comunicaciones del ejército francés con España, como para acosar su retaguardia é ir ocupando les puntes que ella abandenara en su marcha Así, el día 4 aparecían por Mealhada las tropes del coronel Trant en número más que suficiento con que, dominando las sierras próximas de Bussaco y de Murcella sobre las dos margenes del Mondego, aislar Coimbra y amenazarla con su inmediata invasión. Debian unirse á Trant sus camaradas el general Miller y el coronel W.lson que, con otros cuerpos de las Milicias portuguesas, operaban como él en las provincias del Norte Pero, tardando en juntársele, Trant acometió solo la empresa de penetrar en Combra: verificándolo en la mañana del 7 con éxito completo (1) Arrollado y copado un corto destacamento francés que estaba de observación en el camino de la inmediata aldea de Fornos, los portugueses, á cuya cabeza iba el regimiento de Milicias de Coimbra anhelante su tropa de vengar los atropellos comet.dos por los imperiales on su ciudad, salvaron á la carrera el puente, no, sun embargo, con tanta presteza que dejara de adelantarsole un escuadrón de caballería que, recorriendo las

<sup>(1)</sup> Fririón consigna en an Diario que la entreda de Trant en Combra fué el 4, pero ce una equivocación manificata. La fecha del 7 es balla confirmada en tedes los escritos ingleses y portugireses

calles principales á galope, se dirigió á interceptar la comunicación de los de Santa Clara con el ajercito de Massena. La resistencia de los franceses fué debil y no podía alargarse, por la desigualdad de fuerzas y por la preocupación que debía producirlos la suerto de tanto herido como estaban encargados de custodiar. Así es que, á las pocas horas y sin perdidas de consideración de una parto y otra de los combatientes, el hospital quedó en poder de los portugueses, y sus defensores, como los heridos y sufermos, fueron hechos prisioneros de guerra para poco después ser, los no imposibilitados de ponerse en marcha, conducidos á Oporto (1).

Todo eso fue efecto de una imprevisión que se hace inconcebible en hombre de la experiencia militar do Massena Y no tardaron en sentirse los efectos que causó en el ejército, en el únimo, sobre todo, de los

Tous ces malheureux prisonniers furent trainés plutôt que conduits à Oportos, dice Fririon ai commemorar aquel revés. Pere ex sie una carta escrita en Oporto à Trant por varios de los oficiales franceses prisioneros, dándole todo género de satisfacciones por su humanidad para con ellos, y manifestándola que esperabun que su solicitud se extenderis à que, ausente y todo, no dejaran de continuar recibiondo sus beneficios.

Firman la carta el Doctor Fallot, el coronel Catelot y el comissirio de marina H. Delahaye

<sup>(1.</sup> Da Los Soriano dica i Trant computó el número de los prisioneros en el de 6 000 hombres. 4.053 de los que se pusieron en marcha para Oporto, inclusa una compañía entera de la guardia marina del Emperador Se cogieron 3 500 fusiles, casi todos cargados, señal de que sus dueños estaban en estado de hacer con ellos servicio. Esas armas fueron distribuidas entre las ordenansas del país. No se halló artillería, pero se cogló una gran cantidad do bueyes y carneres que iné de gran de importancia para el mantenimiento de las tropas de Trant Entre los prisioneros se contaron 80 oficiales, incluyendo en ellos M. Haudría, que hacia de gobernador. Fué muy dificil contener la ira de los paísanos armados que saquearon á los prisioneros que caían en sus manos, no pasando, sin embargo, de seia ú ocho las víctimas de su resentimiento.

soldados que, como decia después su jese de estado mayor, no razonan sino por los golpes que les hieren jamas por las causas que hayan podido motivarlos. Todos acusaron á su general en jese de la desgracia de sus camaradas de Coimbra y de la incomunicación en que quedahan, augurando mal prematuramento del resultado que obtendrian sus estuerzos en camputa de tales y tan tristes y estériles comienzos.

Choque en Alcoentre.

El ejército francés continuó su marcha en segui miento de los anglo-portugues a que se returban leutamente y no sin hacerle à veces cara para escarmentar, si le era dable, la audacia de las tropas de Montbrun, que ya homos dicho iban de vanguard.a. El día 8, por ejemplo, el general Sainte-Croix, que marchaba á la cabeza, encontró en Río-Maior un destacamento de caballería inglesa q te so retiró a su vista hasta la proximidad de Alcoentre. Encontrandose alli con fuerza para resistit á sus perseguidores, el general Slade, receleso de que la bateria que le acompañaba. pudiera caor en manos de los jinetes franceses que im petuosamente se dirigian sobre ella después de arrollar a los de su mando, Lizo que los cargaran los regimientos Royal y 10 \* de línea que, efectivamente, los rechazaron. Pero llegó á en voz la infantería francesa, trabándose en seguida un refiidisimo combate con varias alternativas, y que concluyó con la retirada de los ingleses á espaldas de Alcoentre, no sin pérdidas por una y otra parte de alguna consideración, proporcionales á su fuerza respectiva

El de Moi nho También el d.a 9 hubo corca de Momho-do-Cubo una fuerte escaramuza entre la misma vanguardía francesa y etro destacamento de los aliados, al que

apovaba un regimiento de húsares de la legión alemana y otro de dragones ingleses. Montbrun los hizo cargar por el general Lamotte con el 3.º de húsares mientras él le apoyaba con el 15 º de Cazadores, arro-Lándolos por fin, hasta que, acogiéndose en Moinho á otros regimientos de su nación y azotados los imperiales por el fuego de una batería también inglesa, hubo que esperar á que llegase la brigada Soult, ante la cual les britanes abandenaren sus pesiciones.

Esto, sin embargo, por mucha que fuera la energía siguen los de Montbrun y no escasa su habilidad, la marcha del franceses la marcha. ejército francés tenía que ser más lenta de lo que deseaban sus generales y soldados, impacientes por alcanzar á los ingleses entes de que lograran acogerse a las líneas fortificadas de que ya sabían desde Coimbra o Lerria haberse construído para cubrir la posición de Lisboa (1) La dificultad para el racionamiento de fuerzas tan numerosas en un país abandonado de sus habitantes, que se habian llevado consigo cuantos víveres pudieran existir en él, tenía que retardar la mar cha por grande que fuera el empeño de su Goneral en jefe de batallar en campo abierto con su prudentísimo adversario. Los tres cuerpos que regía Massena marchaban, pues, lo suficientemente distanciados para

 Sobre el sitio en que Massena obtuvo noticia de las ifness de Torres Vedras, dice Fririón en una de las notas de su Diario: cM. Re,más y e, general l'elet en el cuaderno anexo al volumen XXI de Victorias y Conquistas, que han publicado, dicen ambos que fué en Leiria un camente donde supo el Mariscal (Massena) la existencia de las líneas. El general Fririón ha saegurado siempre lo contrario, y atribuía a conocimiento de aquellos inmensos trabajos el día primero le su entrada en Colmbra, la precipitación con que el Mariscal abandonó la ciudad con la esperanza de alcanzar al enemigo y darle la ba-

talla antes de que se encerrara en sua atrincheramientos >



atender á tal y podríamos decir insuperable dificultad (1).

Dos caminos eran los por que podían dirigirse a Lisboa, los dos, abiertos en las descendencias de la sierra de Estrella, bastante suaves allí y hasta la costadel Atlántico para no ofrecer obstáculos á la marcha de las tropas por ellos. El uno, el más próximo á la sierra divisoria con el Tajo, el más alto de consiguiente, es el que siguió la vanguardia francesa por Pombal, Leiria y Rio-Malor, relacionado con la margen derecha de aquel rio en Thomar, Gollega y Santarem. El otro es el de la costa que, desde Lorria, dirige à Alcobaça, Caldas, Ob dos y Torres-Vedrus; cruzando, como el anterior, el Liz, el Alcoa, el Danão. el Arnoia, el Maccira y, por fin, el Zizandro, foso en parte de la primera de las famosas líneas à cuya conquista se encaminaban los franceses. Si suave es el torreno, tampoco ofrecen obstavulo poderoso los ríos mion cionados, así es, que ninguno hallaría Massona para ordenar la marcha de sus tropas por cualquiera de aquellos caminos ó por los dos a la vez Si D. Juan I de Castilla encontró en 1385 el insuperable y tremendo de Aljubarrota por el camino de la costa, á otras causas hay que atribuir aquel desastre que á la del

<sup>(1)</sup> Landonderry dice à propósito de esto «A pecar, sin embargo, de las dificultades que desde entonces se le presentarien y sun temor à las muchas privaciones que amenarabam sobrevenirle en pais tan exhausto, Massena continuó su mar cha empujándonos hacia nuestros fuertes, nuestros recursos, almacenes y provisiones, mientras iban, su ejército sufriendo contínua disminución, y sus comunicaciones con retaguardias haciéndose por dias más y más inseguras » «La verdad es, anade, que ambas partes (ce los beligerantes, se hallaban empeñadas en un juego descaperado.»

terreno. Lord Wellington lo cruzó en 1808 sin oposición hasta Vimieiro, y ahora, lo hallaría Massena despejado y libro. El alto ofrecía la ventaja de sus dominaciones y de flanquear y aun envolver cualquiera reacción que se atreviese á intentar su rival por el tajo do la costa

Massena, preocapado siempre con la dea de una batalla que Wellington podría presentado para lo que neresitaba llevar unidas sus fuerzas, harto dism nuídas desde la de Bussaco, siguió el camino alto, hallándose el día 11 en Alcoentre con el 8 º cuerpo de Junot. A Mombo do Cubo llegó el 6 º do Ney, y el 2 º de Rey nter a Alcoentre también y Sobral, cerca va de Torres Vedras, con la vanguardia de Montbrun que lanzó la lingada Sonit sobre el Tajo para ocupar Castanheira, Pevos y Villa-Franca, á la vista ya de Alhandra, punto extremo de las líneas á que se acogían los restos del ejercito anglo portugues (1) Cuantos reconocimientos strucción hicieron Montbrun y Soult demostraron á Massena que de Massena de allí no podría pasar, y los últimos choques con los destacamentos ingleses de retaguardia le hicieron ver también que de alli en adolante no era con orlos sino

Frición no habla de estas dos acciones y se nos figura que

luvieron lugar después.

El entonces capitán de Artilleria Granville Ellot escri bia en su libro sobre la Defensa de Portugal, publicado meses después «Durante la retirada del ejército combinado desde Busaco, los destacamentos de la caballería británica que formaban la retaguardia, tuvieron varios encuentros con las avan-tacas de igual arma del encivigo, en todos los cuales obtuyieron éxito, cogiendo bastantes prisioneros y á veces matendo ó hiriendo a ctros. Un distacamento de la guarnición de Peni che, en una salida dispuesta por el gobernador, brigadier general Blust, tuvo también la fortuna de hacer prisioneros además de los que fueron muertos en el choque. El teniente coronel Waters hizo también aigunes prisioneros »

con fortificaciones sólidas y formidables con las que tendria que habérselas, imposibles de vencar sin más fuerzas ni otros recursos que los que tenia, al menos por el monionto, a su disposición. Otro desengaño sufrio además al observar la firmeza que mostraban los ingleses en la defensa de las primeras poeiciones que se acercó á reconocer, el de que no parecian en ánimo de reembarcarse nara volver à su pais. Tal era la convicción que Massena abrigaba de que ése era el propósito de Wollington, después, sobre todo, de lo de Bussaco. que á ella se atribuve el abandono en que dejó á susherldos en Coumbra y el ningún cuidado que paso en formar por el camino los depósitos de víveres que, de otro modo, habría de nocesitar. A eso también hay que atribuir el que no se hiciera seguir de artillería alguna de sitio, cuando tanta había temdo 🛦 su disposición para los de Ciudad Rodrigo y Almeida. No dejaha de tener fundamento, y sólido, esa convicción en Masseua. Segun expusimos en el tomo anterior al describir la situación del ejércite inglés tras la perdida de les plazes que acabamos de nombrar, no sólo en sus fl.as sino que on el mismo Reino. Unido y hasta entre algunes de los miembros de su gebierno, se abrigó la duda de se podría mantenerse la guerra Leninsular anta las numerosisimas fuerzas con que se presentaba decidido à acabarla el celebre lugarteniente del Emperador de los franceses. Esta debía abrigar la misma idea, instruido por Savary de cuanto se escribia y aun pensaba en Loudrea, y de ahi las órdenes spremiantes para que se niacese inmediata y ejecutivamente à les ingleses, de cuye númere tenia, per etra parte, noticias muy imperfectas é inexactas, creyéndolo mucho mas pequeño que el verdadoro. En cambio eran tanto ó más inciertas las que se referian al ejército francés de Portugal, cuyas bajas no podía ó no que na saber ni calcular, y como tampoco tomaba en cuenta las fuerzas españolas y portuguesas umidas á as do Wellington, fuese por ignorancia ó por desprecio suponia que Massena, á la cabeza de 60 000 hom bres, no hallaria dificultad alguna para obligar á 5 00 inglesos á reembarcarse (1) Pero ya lo dijimos también, Lord Wellington, imponiéndose á sus subortunados y convenciendo á su gobierno, consiguió la continuación de la guerra en España y recursos para bacerla con el éxito mas glorioso.

Después de algunas tentativas de los generales de a vanguardia dirigidas à preparar los reconocimientos que los comandantes en jose de los cuerpos que constituan el ejército habrían de ejecutar y ejecutaron efectivamente, los tres tomaron las posiciones siguien tes El 8° cuerpo se estableció con su cuartel general et Sobral, no sin antes refur una fuerte acción en quo el manscal Noy se apoderó del pueblo, situado en posicion ventajosa trente á la sierra D'Oteiro donde habían hecho los inglesos construir las obras más robustas de la primera línea. El 6° colocó su 3° división en una meseta próxima á Moinho de Cubo, la 2° en Otta, donde quedó el cuartel general del cuerpo, y la 1° en Villa Nova El 2.º cuerpo campó á derecha e



<sup>1</sup> En su despacho de 19 de septiembre decin à Berthierque seris ridiculo el quo 25.000 ingleses pesaran en la balan 21 lo que 60 000 franceses; que no tanteandolos sino atacándolos decididamente después de haberlos reconocido, se les ha ria experimentar grandes reveses.

izquierda de Carregado entre el Tajo y Alenquer, pueblo en que se situo Marsena con el cuartel general del ojército. La vanguardia, ya lo hemos indicado, ocupaba la región próxima al Tajo con dos batallones delante y en las alturas de Villa Franca, apoyados on un regimiento de línea establecido á espaldas de aquella población, la brigada Soult, más á retaguardia, y las de Lamotte y Sainte Croix con varias piezas de artillería

Sainte Croix

Muerte de en Castanheira (1). Estos cuerpos necesitaban ejercer vigilancia suma sobre el rio, de donde se veian flanqueados por una escuadrilla de lanchas cañoneras que tenían armada los ingleses precisaments con ese objeto y al de asegurar la posición da Alhandra, punto extremo, ya lo hemos dicho, y el más vulnerable, sin eso, on la derecha de su primera linea. De ahi la deagracia del general Sainte-Croix que, reconociendo los accidentes del terreno que forman la margen derecha del Tajo en aquella parte, fué alcanzado por una bala de cañón procedente de las lanches y derribado muerto del caballo. En él pordió el ojército francés uno de sus más brillantes jefes de caballería, tan recomendable por su paricia en el dificilisimo mando del arma como por m valor personal y su meansable actividad. Así fué tan sentida su muerte en el ejército, la nentandola también sua mismos adversarios los ingleses, entre cuyos cronstas no hay uno que no haga mención del general Sainte-Croix para elogiar sus excelentes condiciones miltares.

Volto para esto y para el conocimiento general de las lineas do Torros-Vedras el mapa grabado en el Depósito para su atlas de aquella guerra.

Y vamos à describir las tan colebradas líneas de Lineas de Torres Vedras.

Torres Vedras.

La primera se extendía desde Alhandra, tocando, segun ya hemos indicado, al Tajo hasta la desembocadura del río Zizandro en el mar por espacio de 45 kilometros, y siguiendo las crestas de las ondulaciones del terreno, bastante accidentado, de uno al otro extremo En el de levante, las faldas de los montes que se elevan sobre Arrada y Sobral aparecían escarpadas con inclinaciones todo lo más próximas en lo posible á la vertical, resultando casi todas inaccesibles. En el occidental servianlas además de foso el Zizandro y el Torres-Vedras, en aquellos días muy abundosos por empezar las lluvias y encauzados también y provistos de presas y exclusas para que no les faltara nunca agua.

La segunda linea comenzaba asim smo en la margen del Tajo junto a Ribamar y Quintella; y, cruzando á una distancia de 9 á 15 kilómetros de la primera por Bucellas, Cabeça de Montachique y Mafra un terreno tanto ó más accidentado, llegaba también al mar unto á la desembocadura de, río de Santa Lorença en na extensión de unos 44 kilómetros. Esta línea superaba mucho en fuerza à la primera, fuese por la naturaleza de las posiciones que la constituían, ó bion por aparecer éstas más concentradas y poderse, de consiguente, prestar más rápido y eficaz apoyo. Así es que parece no haber estado Lord Wellington lojos de mantener la primera línea solo así como de observación sobre el ejército francés y para que, rompiéndose éste en sus primeros ataques, no se hallase con fuerza suficiente para vencer la resistencia que se le opusiera en las posiciones de la segui, da línea La fortaleza natural de esas posiciones, la artificial con que procuró esmeradamente se aumentase y lo propio de las avenidas que à ellas conducían para su mejor defensa al ser atacadas, daban á aquella línea notable preferencia en concepto del general en jefe britanico. La tardanza, sin embargo, de Massona en llegar al frente de las lineas, dando tiempo á que adelantasen más y más las obras de fortificación, y la comeidencia de, con el principio del otoño, comenzar también las lluvias que harian intransitable el Zizandro asegurando, ast, toda la parte izquierda de la primera línea, ya que las posiciones inmediatas á Albandra se cubrieron hasta hacer inaccesible la derecha, produjeron en Wellington la reso ución de aprovechar tan excelentes condicionee, fort.ficando sólidamente el centro que era, al parocor, el más vulnerable. Hizo, pues, de Sobral y Monte Agraço ese centro de sus operaciones defensivas on la primora linea, estableciendo su cuartel general en la quinta del barón Manique, inmediata á la hasta entonces pequeña aldea de Pero Negro, cerca, a su vez, de Enxara des Cavalleiros (1).

La segunda línea, como menos extensa, repetimos, y más proxima à Lisbon y á los parques y depósitos necesarlos para su defensa, ofrecía, con efecto, ventajas que habría forzosamente de apreciar el hábil general inglés, dándola una marcada preferencia respecto á la primera para en ella reconcentrar sus recursos mas

HFF 'Fa

<sup>(1)</sup> Véase el atas del Depósito de la Guerra Para la mejor inteligencia de la situación y obras de aquellas líneas, llamamos también la atención sobre el apéndice número 5, sucado del libro, mug stral en eso punto, del coro nel de Ingenieros inglés M. John T. Jones

най актор Т

abundantes y sus medios más eficaces. Pero por si no bastaran para el éxito de una operación que, aun apareciendo como de mera defensa, podría resultar decisva en lucha tan descomunal como la entablada en la Península entre los dos imperios rivales seculares en Europa, el frances y el británico, Lord Wellington creó à retaguardia de aquellas líneas un vastísimo reducto de seguridad en derredor de la torre de San Juhão, punto el más propio por su posición inflanqueable y la facilidad del embarque para, sin peligro grave, abandonar Lisboa, su puerto y, de cone.guiente. el territorio portugués. Ese reducto de San Julián establecido entre Belem y Cascaes, torro y población tan conocidas en la desembocadura del Tajo, constituía la mai Lamada tercera línea de las de Torres Vedras, desunada exclusivamente al abrigo y reembarque de las tropas británicas. Consistía en tres recintos concéntri cos, fortificados con grandes y sólidos reductos, capaces de tal y tan prolongada resistencia que daría tiempo sobrado para, en último caso, verificar la retirada de todo el ejército, primero al fuerte y, en todo apuro, á otros puntos de la Península como opinaban los mas optimistas, ó á las islas britanicas acaso, lo cual sería tanto como ceder completamente el campo al emperador Napoleón

Ni aun así considerábase asegurada posición tan excepcionalmente robusta como la de Lisboa, y en el temor de quo pudiora ser atacada, temor inconcebible tenendo tan formidable escuadra en el Tajo, por la margen izquierda de aquel río, se formaron otro campo atrincherado en derrodor de Setúbal, único puerto de don le pudiora arranear una agresión formal, y uma

serie de fuertes en intima comunicación para evitar otra hostilidad que se intentase sobre los barcos ingleses v aun sobre Lisboa mismo, distante sólo 2,000 metros del promontorio de Almada. El mariscal Beresford y un gran golpe de marinos de la cecuadra inglesa es taban destinados á a guarnición y defensa de aquellas obras, así como a prevenir allí y en las avenidas todas del Alemtejo el peligro de cualquiera expedición de los franceses llamados de Extremadura y Andalucia en ayuda, prin ero, y en auxilio, despues, del ejercito de Portugal.

Bjército mara.

Para cubrir de fuerza aquel inmenso campo de la aliado y lle derecha del Tajo, modelo que pudiera considerarse de los actuales con que se procura defender las zonas fronterizas de las grandes potencias en el centro de Europa, contaba Lord Wellington con tropas y materia, de guerra más que suficientes. El ejército inglés reunía sobre 30 000 hombres, todos de fuerzas regulares, probadas ya en los varios combates de aquella guerra, otros tantos, por lo menos, de las portuguesas, también acreditadas en las mismas acciones, á las órdenes, regularmento, do los generales británicos, y cerca de 10 000 españotes que el 25 de aquel mes de octubre se establecian en las Lucas con el marqués de la Romana á su cabeza (1)

No es fécil fijar en absoluto el múmero de essa fuerzas. porque lo dan distinto cuantos lo han señalado en aus despachos oficiales ó en sus relaciones históricas

Lord Wellington, quo es quien parece que debía saber.o mejor, no lo marca basta la coasión en que tiene que disculparse de no tomar la ofensiva desde sus posiciones. Entonces atribuye al ejército inglés 29.000 hombres de todas armas, sin contar dos regimientos que tiene en Lisbos y Torres-Vedras 🕉 la división española, col re 5 000, y á los partigueses 24.615. 🕫

Lord Wellington estableció en las líneas un servicio que, como dispuesto por él, satisfacía a todas las exigencias de posición tan importante y de circumstan cas tan críticas. En la primera línea, la división Hill ocupaba la derecha apoyada en el Tajo, vigilado por la escuadra, y en Alhandra que guarnecía un batallón también de la marina británica. Pictón guarnecía el centro y tenia su izquierda en Torres Vedras y el Zi-

cua hace un total de 58.615. Además dice que hay diferentes cuerpos de milicia infanteria y artillería en las lineas, pero no les señala fuerza.

Nápier, otro de los que debieron tener noticia exacta de la tueza encargada de la defensa de aquellas lineas, la evalúa en nada menos de 130 000 combatientes, de los que más de "0.000 de tropas regladas, enteramente disponibles, dice, y libres para operar

Camden la limita á 110.000 hombres de los que 35.000 ingleses, 25 000 portugueses de línea, 40 000 de m.licia y 10 000

reputotes.

Inútil el recuento que los demás historiadores ingleses haren de las tropas aliadas establecidas en las líneas de Torresveiras todos vienen á hacer el mismo

Thiere dice que Wellington tenía à sus órdenes 30 000 ingleses 30.000 portugueses de tropas regulares. 8 000 españoles y número infinito de milicianos portugueses, pueblo elc., etc.

Toreno le señala 130.000 hombres, de los que 70 000 de tropas regulares dispuestas á obrar activamente y Victorias y Conquistas le atribuye la fuerza de 36.000 ingleses 35.000 por lugueses, 10.000 españoles y 13.000 de milinas del país.

Da I uz-boriano, por fin, asigna á la guarnición de las líneas una fuerza superior reguramente à la de 100 000 hombres des pués de recordar la que consignan Thibaudeau, Londonderry rotros.

La incorporación de Romana al ejército inglés fué acrerente ceneurada por Napoleón, cuyo jefe de E. M. eccribía á
Soult ... M se ha disgustado de que, tratamiose de disposicioles tan importantes como las que tienden á la seguridad de su
ejército de l'ortugal, hayáis dejado al general la Romana traslidarse al Tajo ein hacerlo perseguir de cerca (l'épée dans les
lesas) Si el ejército de. Principe de Essling fuese batido, señor
l'uque, comprenderéis que importancia tendria éso para los
del Emperador en Andalucia y to comprometidas que quedatian El mismo movimiento de Romana demuestra que lo que
sucede en Portugal es la cosa más importante para los asuntos
de España.

Tone ix

zandro. El total de aquellas fuerzas ascendió á unos 10 000 hombres, á los que luego se agregaron los españoles, ganoso el marqués de la Romana de establecerse en los puntos del primer peligro en concurrencia con nuestros aliados.

En la segunda línea campaban sobra 15 000 hombres de las tropas portuguesas, bien de la Milicia, bien de las urbanas de Lisboa y de la Extremadura.

El fuerte de San Julián y sus obras avanzadas estaban guarmecidas por el que Nápier llama seberlo o cuerpo de marinos enviado de Inglaterra.

Pero si ya esas fuerzas debian bastar para la defensa de las líneas, vista su superioridad numérica respecto à las francesas, se las estableció ademas en posiciones, según acabamos de decir, fuertes por su naturaleza y más todavía por su preparación defensiva y, sobre todo, por haberias cultierto de baterías y reductos en tal número y con artillaria, tan abundante que bien podían considerarse como inconquistables para quien sólo la llevaba escasa y de campaña. Hasta se tomó la precaución de que la artillería más defectuosa de los portugueses, establecida en la primera linea, tuviera montajos los más antiguos para que, si Legaban á caer en poder de los franceses los fuertes, no pudieran volverse las piezas sobre las tropas aliadas que se regrasen ni contra las fort.ficaciones de la segunda linea. Con decir, por último, que eran más de 100 esce fuertes y más de 1 000 las piezas en ellos emplazadas, se comprenderan todas las dificultades con que habría de luchar el ejército francés para cumplir con la misión que le había encomendado su Emperador de arrojar á los ingleses al Océano.

Todo ese vasto sistema de fortificaciones para la defensa de Lisboa y más aún para asegurar el reembarque del ejército inglés, estaba muy de antemano desdo y puesto en ejecución. La esterilidad de la batalla de Talavera en los efectos que debian esperarse de tal triumfo, fortificaron en Lord Wellington su pensamento de limitar la acción de las tropas britanicas à la defensa, pero única, exclusiva, de Portugal, sogún lo había expuesto al general Cuesta y á nuestras juntas Central y de Extremadura. Y comprendiendo ó temiendo que con tan reducido ejército, ni con el portagués, no organizado todavía, ni el español, que le merecia tan mezquino concepto, podría defender frontera tan extensa como la de aquel Reino, resolvió elegir junto á Lisbea una posición que nunca pudiera ser envuelta por el enemigo y conservarse para siempre expedita la comunicación de sus tropas con la Gran Bretaña. A éso se añadirla, fortificando bien esa postcion, el formar una gran plaza de armas en que pudieran concentrarse todas las fuerzas defensivas de Portugal, campo, además, de instrucción en que esas fuerzas obtendrían la cohesión, la disciplina y el espintu de que carecían hasta entonces, y donde, lo mismo que las inglesas, sus aliadas y protectoras, se hallarían perfectamente provistas de cuanto necesitaran, viveres y material de guerra, ya que jamás habría de faltarles la comunicación libre y expedita por el mar. Con esa idea, repetimos, fija en la mente de Wellington y creciendo su preocupación durante la estancia de las tropas británicas en la cuenca del Guadiana en octubre todavía de 1809, se traslado, tan solamente scompañado del coronel Murray y del ingeniero Flet-

cher, & Liebon, cuyas posiciones avanzadas reconoció deteridamente mandando levantar los planos de todo el terreno en que consideré debería establecer el gran campo atrincherado á que pudiera acogerse con sus tropas en el caso por su admirable instinto militar pravisto Crecieron sus temores al formarse el ejército francés de Portugal á las órdenes de Massena, con lo que volvió Lord Wellington & Lisboa para dar sus tiltimas dedenes respecto á la construcción de las fortificaciones, los planos de cuyo establecimiento y obras, sabiamente calculados, le presenté Fletcher que, con otros ingenieros, Ross, Jones, Mulcaster, Stanway, Forstor y Thomson, se dispuso á ejecutarlas inmediatamenta. Así es que al terminar su retirada el general británico á las posiciones tan previsoramente estudiadas, las halló en el estado formidable que hemos visto y puede calcular el lector á pesar de lo sucinto y defectueso de nuestra descripción.

Reconoci-Mansena

¿Qué haría Massena anto el nuevo y formidable esmientos de pectáculo que se ofreció a su vista en los reconocimientos praeticados momentos despues de su llegada al fronte de las lineas? El del 16 de octubre, tan detenido v minucioso que, llamando la atonción de los snemigos, le hizo bianco de la artillería inglesa y puso en peligro su vida, convenció al celebre mariscal de que no le bastarian las fuerzas y el material que llevaba para hacerse dueño de posiciones tan excelentes y tanperfectamente guarnecidas y armadas (1). Érale, pues,

Le dispararon un caffonaso desde una de las baterías. cuyo proyectii dió en la iapia en que Massena apoyaba el anteojo, de la que se aparté autodando 4 los ingleses con el sombrero. Jones dice que, al disparar, no habían tenido, la inten-

necesario reunir medios muy superiores à los con que contaba, y organizar de todos modos el bloqueo á que por el pronto tendría que reducir sus operaciones para que el ejercito salvara la situación de penuria en que estaba, tan estrecha que se veía atenido á un cuarto de ración por hombra. ¡A tal punto habían sido eficaces las disposiciones de Wellington para la retirada de los habitantes del país invadido con sus familias, enseres y comestibles! (1) «La situación del ejército, dice Fririón, se hacía más y más crítica cada día, se ha laba aislado en los confines de Portugal, con una barrera infranqueable por delante y un vasto desierto detrás, recorrido por bandas enemigas tan sólo. Ningún cuerpo francés pensaba en ir en su ayuda, el conde de Erlon (Drouet) estaba todavia en Salamanca y al duque de Trevise (Mortier) no había cruzado el Guadiana para invader el Alemtejo.»

Massena no era, sin embargo, hombre que perdiera tan pronto la esperanza de su hasta entonces siempre equivocada brillante y favorable fortuna Esa esperanza, no cono-batalia cia á su adversario, se fundaba en que Wellington, viéndole con fuerzas tan escasas, se consideraría en estado de obtener una victoria tan decisiva, como fácil

Espera

ción de herirle sino la de invitarle á que se retirase, pues, en otro caso, le hubieran dirigido más tiros. Thiers, y se nos figuts que sigue á Jones asiente á esta opinión y supone que Massena tomó el cañonaso por un aviso cortes al que correspondió saludando.

No es Thiers de esa opinión en absoluto, porque supo-De que no escaseaban á ese punto los víveres en aquella parte de Portugal, no habiendo tenido los habitantes tiempo para destruirlos todos en su retirada. «Podiase, pues, dice, subsistir algunas semanas y tomarse tiempo para reflexionar antes de tomar un partido sobre lo que debería bacerse »

y abandonaria sus posiciones para combatirle en campo abierto. No pensaba el general inglés en tal aventura. Considerandose perfectamente seguro en aquellas posiciones, su intención era la de mantenerse en ellas hasta que el hambre obligara a sus enemigos a alejarse, para lo que no cesaba de dirigir órdenes á los cuarpos voluntes que operaban en el Mondego y el Zézere para que mantuvieran à les franceses en una completa incomunicación con sus camaradas de España y privados de todo recurso (1). Llevó la previsión y sus precauciones à tal punto que, consultado por el gobierno sobre si se podria retirar la escuadra de transportes surta en el Tajo y que costaba 75 millones de francos al año, contesto que, á pesar de considerarse perfectamente seguro en sus posiciones de Torres-Vedras y de no oponerse en absolute á que se retirara la escuadra, no croyéndoso perdido con tal medida, la suponía poco conforme con las reglas de la prudencia pues que de un momento á otro podria ser refersado el ejército francés con las tropas existentes en Castilla. la Vieja y Andalucía, v que tentendo á su frente ta general como Massena y soldados como los que mandaba, aun no siendo probable un desastre, él se guardaria muy bien de respondor del éxito. La prudencia de tal consejo era de respe ar y continuó en el Tajo la

También dice que al general Silveira ocupa los caminos de

Almeida à Trancoso, Celòrico y Guarda.

Escribia al conde da Liverpool el 8 de noviembre: «La guernición de Peniche y la de Obidos, plasa que ha ocupado rec entemente el capitán Fenwick al servicio de Portugal, bajo la dirección del brigadier general Blunt de la caballería brità nica, continúa en su destructora lucha sobre la retaguardia de la derecha enemiga, mientras el camino alto da Coimbra por Letria està ocupado per el destacamento del coronel Wilson.

escuadra de transportes destinada al reembarque del ejército inglés.

Pero no sólo entonces, cuando recién llegado Massena á la vista de las líneas pudo aparecer más temible, puesto que, aun vencido en Bussaco, se le dejaba legar á ellas, sino después, al tomar los franceses posignos á retaguardia con más caracter de defensivas ó de observación que de otra cosa. Wellington se disculpaba de no acometerios con razones que sólo el éxito tardio, pero feliz, y su conducta postenor á la cam paña lograron acreditar de prudentes y fundadas Porque reconocidas, según ya hemos dicho, varias veces y detenidamente las posiciones de la primera línea, y con noticias, ya seguras, de cuantas obras constituían la segunda, la fortificación de Lisboa y el reducto de San Juhán, Massona redujo las proporciones que antes se había propuesto dar á su empresa, tan decisivas como grandiosas, á las de un especie de bloqueo. interin le llegaran los refuerzos que crefa necesitar, dedicandose entretanto a mantener su ejército lo me jor provisto posible y dominar la región alta del Tajo portugués y las avenidas más importantes de Lisboa.

Con efecto, si al prento podia mantenerse el bloqueo por el impulso dado á las tropas francesas y ese intento, toma posicioel cuidado en el general inglés para organizar las de nestantas procedencias que tenía á sus órdenes, no era de seperar que durase mucho situación tan anomala y comprometida. Y tan lo comprendió así el hábil mariscal francés, que desde los primeros días envió al general Montbrun á Santarem con siete regimientos de dragones, un batallón de Marina y siete piezas de artillería, que el día 16 ocupaban aquella ciudad, Porto

de Mugen y las inmediaciones de Alcoentra. Se hacia urgonto procurarso alli un paso seguro a la izquiarda del Tajo y un hospital, y así como para el estable. imento del hospital en Santarem se envió al general Lazowski que debla reparar los moltuos destruidos por los portugueses y construir los hornos indispensables, fac el general Eblé á disponer cuantos materiales hallase para la formación de otro puente también sol reel Zézere junto á Punhete con el objeto de extender las operaciones del ejército à Abrantes y buscar nuevas vias de comunicación con la frontera española. Na la se escatimó al general Etlé en cuanto a personal le Letreros y cerrajeros, carpinteros y aserradores, y se le autorizo à aprovechar los materiales en madern y Lierro que creyera le pudieran proporcionar las casas de Santarem, destruyéndolas si era preciso. Pero aun así y á posar de la gran práctica que poseía aquel notable artillero en su arte, no satisfecho Massena en las impaciencias que le producia su crítica situación, enviaba cinto días después, el 25, á su jefe de Estado Mayor à inspeccioner todos los trabajos emprendidos en Santarem, lo mismo los correspondientes á la colstruccion del puente mandado echar alli, que los dirigidos á reunir los víveros que pudieran ballarse en las aldeas próximas, no bien explotadas todavia (1).

<sup>(1)</sup> Sobre este áltimo punto se extiendo Schépeler à der so ticias y bacer reflexiones de donde cabe deducir el cetado miserable à que redujeron los merodeadores franceses aquel des graciado país. El desorden impidio las pesquiesa en bueca de víveres y, aux siendo à veces afortunados, las inutilizó por los excesos cometidos en el merodeo que, más que à otra cosa, se parecia à una bacanal tan sangrienta como embriagadora, elo mismo, dice el historiador alemán, que los europeos y los filbusteros buscaban en los siglos xv y xvr tesoros y mataban

El general Eble había reunido cuantos materiales encontro para construir el puente, así lo reconocia Frmon, pero éranle necesarias herramientas, y hubo de emplear en su fabricación el hierro que pudo entraerse de las puertas y ventanas de las casas de materem, y, por consiguiente, el tiempo que tan lango se le hacía á su general en jefe. Tan impaciento estaba por asegurar el racionamiento de las tropas y sus comunicaciones con España, lo mismo por el Alemitigo que por la Beira, tan preocupado con su situacion

Schépeler continua por espacio de cinco páginas describiendo escenas semejantes. «Esos cuadros añade son hechos describes y aconteció por eso que los portugueses, viejos y jó venes, atacaban con la mayor rabia á los enemigos como si fuesen handidos.»

El color de esce cuadros es fuerte, y verdaderamente no parece de paleta alemana

á los indios, los soldados franceses recorrinu las soledades de Portugal semejantes á las hienas de los desiertos, destruían las sepulturas y saqueaban la morada última de los muertos en busca de sus tesoros. El martirlo de los habitantes del campo servia de varila de adilinación para descubrir sus ocultas tiquezas, y grao número de aquellos desgraciados espiraban en medio de los tormentos más horribles porque no tenían nada ó no rabían nada. Si era una mujer la que caía en las manos de aquellos maivados, la dosgraciada, desvanceida regularmente servía por el pronto para sabafacer en brutalidad y moría en sus sangrientos brazos »

cLa oscuridad espantosa de las cavernas ofrece refugio à los fugitivos, un grupo de bárbaros enemigos es precipita à ellas A la entrada, un anciano les implora la vida de rodillas y cae destrozado à bayonetazos. Hombres envueltos en andrajos y en desorden los cabel os, semejantes à salvajes, tratan de salvar dentro mujer è hijos, pero en vano, el infierno los signe lanzando horribles enreajadas, la sangre mancha la roca y el sexo más débil es presa, así segura. Un sacerdote huido con sus feligreses, se acerca à ofrecer à los morribundos sus últimos consuelos, y sigue à las víctimas al otro mundo. El crimen, entonces, se ceba en las mujeres, y la saciedad conduce frecuentemente el brazo que rodeaba à la víctima à darla la morte, ¿Por qué gritan esos niños? Matadhas. No, grita un de monio, dejad morir esa plara en el desterto.

por más que en sus despachos á Berthier aparezca tranquilo respecto á una salida de las líneas por parte de Wellington, que el día 29 se trasladaba á Santarem para apresurar el establecimiento del tan deseado puente y, por si las circunstancias lo exigiesen, cubrir la gran posición militar de entre aquella ciudad y el Océano por su principal comunicación de Río Maior, ocupando las alturas de Aveiras (1).

De modo que, diga lo que quiera en sus despachos y digan lo que mejor les parezca sus panegiristas, Massena buscaba una posición defensiva a fin de, asegurando los caminos de su retirada, que debia calcular como próxima, esperar los tan repetidamente solicitados refuerzos, sin los que se haría inevitable.

Las instrucciones que dejó á su jefe de Estado Mayor decian: «El 2.º cuerpo, abandonando sus puestos de Villa-Franca se situaría en batalla sobre el camino de Villa-Nova, y las tropas que ocupan á Arruda seguirían el movimiento del 8.º cuerpo que evacuaría Sobral para no dejar descubierto su flanco izquierdo Terminado aquel movimiento general, el 2.º cuerpo ocuparía la nueva posición con todas sus tropas, la izquierda en Villa-Nova con la caballería, y su derecha en las alturas frente al molino que está sobre el rio de Alemquer. El 2.º cuerpo no comenzaría el movimiento

<sup>(1)</sup> Escribía después á Berthler «Mi posición es difícil y lo repito, atacar tros líneas de trincheras y á un enemigo que tiene dos veces más fuersas que yo, y á sus capaldas todos los medios necesarios para su reembarque, no me ha parecido con veniente en bien del servicio de S. M. Me he decidido, pues por el partido de ponerme á la defensiva esperando las órdenes del Emperador y el resultado de las disposiciones que tomo a

de Carregado sino después de asegurarse de que el 8.º imbiera evacuado totalmente Alemquer y se hallara en la carretera de Alcoentre. Su caballería deberta estar elempre en observación del enemigo. El general Rey nier practicaria cortaduras en la carretera y pondría fuego a Villa-Franca y Castanheira si lo juzgaba nece-vario para contener la marcha del enemigo.

El 8º cuerpo se retiraría, su 1º brigada sobre la 2º y sucesivamente hasta la división Loison, defendando todas las eminencias. Una vez a la altura de Alemquer, tendría cuidade de establecer tropas en los desfiladeros de aquella población á fin de dar tiempo a la artillería para retirarse por el camino de Moinho-Novo Habiendo pasado la artillería, aquel cuerpo se retiraría por las alturas á espaldas de Alemquer sobre Moinho-do-Cubo para ir á ocupar los altos de Aveiras, con su izquierda frente á la confluencia del Otta y el Guerchino. El duque de Abrantes cuidaría, al principiar su movimiento retrógrado, de enviar á su parque, que está en Moinno-Novo, la orden de retirarse detrás de Moinho-do-Cubo.

La división Marchand del 6.º cuerpo, que está en V.lla-Nova, en cuanto sepa que el 2.º cuerpo hace su movimiento retrogrado, se dirigirá á Alcoentre por la carretera La división Mermet, segura de que el 8.º cuerpo se ha retirado y que está á la altura de Mounho-do-Cubo, hará su movimiento para ir á situarse en Nuestra Señora de Mexoeira. La división Loison en abeza del 8 ° cuerpo, irá á tomar posición de batalla, on su derecha á la izquierda de la división Mermet »

«La caballería del general Treillard permanecerá s.em.pre en Alcoentre.»





Esta es la primera muestra que dió Massena de reconocerse s.n medios para forzar las líneas de Torres-Vedras, declarando su impotencia militar ante ellas para con el Emperador y el ejército de su mando. Y para, al mismo tiempo, cul rires de la acción de las tropas portuguesas que, dueñas de Coimbra y del alto valle del Mondego, irian à atacar a sus destacamentes y avanzadas por el Zezere, apoyados en el Tajo desde Abrantes, dirigió de nuevo 🛦 Montbrun sobre Punhete, que el célebre general, uno de los más consumados en ol arte de manorar la caballería, no logró ocupar sino con algunas, muy pocas companías de dragones y una de infantería, por la crocida que sobrevino en las aguasde aquel allí ya caudaloso rio. Se hizo, por lo tanto, preciso echar un puento que en los primeros días de moviembre fué, con efecto, establecido sobre el Zézere, y no bastando para cubrir otras atenciones, la del racionamiento entre ellas, se subieron de Santarem algunas barcas para cruzar el Tajo por cerca de Tancos.

Bitusoién

La situación general que hacen presumir las madel ejército trucciones transcritas y los movimientos sobre el Zézera y Abrantes, gers, si no muy urgente, necesaria en absoluto para la salud del sjérosto francés de Portugal?

> Si Wellington hubiera sido un Napoleón, no sólo se habría hecho preciso sino que urgentísimo el adoptarla inmediatamente. La fuerza del ejército francés se encontraba reducida al 31 de octubre á poco más de 46.000 hombres, inclusa la oficialidad de todas las armas é institutos. Hallábaso, además, coa fuerza coparcida en una extensión 'de terreno, lo considerable que hacen suponer les operaciones dirigidas à la provisión de víveres ou país tan acquilmado y á procu

rarsa la comunicación con España, tan distante por cualquiera de los caminos que llevan á ella N. noticia había de que se dirigieran al ejército ni menos se le acercaran los refuerzos que deberían llegarle de Castilla y Extremadura. Y, por último, faltaba artillería de sitio, el primero y más eficaz elemento para acomoter la empresa de atacar las obras del vasto campo atrincherado que el arte polémica, ayudada de toda la fuerza de un material inmenso, había acumulado en las líneas que lo constituían

Esto en cuanto á la fuerza, que por lo que se refiere. a la disposición de las tropas, era tan defectuesa como hábil la de las inglesas destinadas á resistir su empuje. Las posiciones ocupadas por el 8.º cuerpo francés á la inmediación de Sobral, podían ser envueltas fácilmente sobre todo desde los altos de Arruda, con la ventaja principalmente por parte de los ingleses de serles facil la concentración de una gran masa de fuerzas que lo separase del 2.º cuerpo establecido en la margen del Tajo. Cualquior socorro que se tratase de enriar á Junot, tendría que dar un gran rodeo y entretanto corría aqual general el riesgo de, ó verse envuelto 6 de retirarse apresuradamente, abandonando así as posiciones que parecían amenazar de más cerca y con probabilidades de mayor éxito á las de los ingleses Y como por su retaguardia las distancias al cuartol general, que se hallaba en Alemquer, esto es á más de 30 kilómetros y al de Ney, establecido en Otta, a 22, y la dispersión de la fuerza obligada á extenderso para reunir víveres, eran tan considerables, debía abrigarse el temor de que, atacado el 8 ° cuerpo, podría muy bien hallarse sin refuerzos por sus espaldas antes de tener que abandonar sus tan adelantadas posiciones de Sobral

Nuevas posiciones á retaguardia.

Si, pues, Wellington hubiera sido un general emprendedor, la posición de Massena se habría hecho sumamente crítica, y la retirada general que emprendió en los primeros días de marzo de 1811, se hubiera adelantado tres meses por lo menos. Por eso retrocedió el 14 de noviembre, pero entonces á posiciones más atrasadas que las de Aveiras que indicamos antes, esperando sostenerse mejor en ellas mientras recibía los suspirados refuerzos y las órdenes que le llevara de París el general Foy, enviado desde Santarem para exponer ante Napoleón el estado de las cosas militares y políticas de Portugal (1).

Prudencia de Lord Wellington.

Pero el Lord pertenecia á muy distinta escuela del arte de la guerra. Comenzando por considerar la intervención inglesa en Portugal por su aspecto político y financiero (¡paroce imposible!) daba el último lugar al de las operaciones militares, sobre todo en lo que pudiera influir en la suerte de España. En lo político, todavía influiría la evacuación de Portugal en el ánimo de los españoles y en Cádiz particularmente pero en lo financiero, importaría sobre todo para el porvenir de Lisboa y Oporto, los dos codiciados emporios, causa la más fundamental de la expedición desde los primeros días de la guerra

<sup>(1)</sup> Foy partió el 31 de octubre con una escolta de 50 dra goues y un destacamento de infantería, y simulando no reconocimiento sobre Abrantes, se interno por Sobreira—Formusa y Belmonte hasta Guarda y Ciudad Rodrigo, de donde pudo, ya más desembarazadamente, tomar el camino de Francia. Es una expedición que honra mucho al tan atrevido como enérgico y sabio general francés.

Después de esas indicaciones de un egoismo tau refinado, verdaderamento británico, y de pintar de mano maestra la situación del ejercito frances harto comprometida por su poca fuerza v falta de recursos. zai como la de su general en jefe, cuyos errores en squella campaña le son bien conocidos y comprende desilusionado por las muchas bajas sufridas y los obstaculos insuperables que ve se le oponen á su genial miciativa; después de reflexionar acerca de la marcha de los franceses que calculaba se detendrían en el Moudego y les ha visto continuarla en oposición á todo pracipio militar, de contar las fuerzas que les quedan y enumerar las aliadas de su mando, Lord Wellington consigna en su despacho de 3 de noviembre al Conde de Liverpool esta, con exceso prudente, opinión suya respecto a la conducta que se propone observar: «En tales circunstancias, he recapacitado frecuentemente sobre la conveniencia de atacar al ejército francés que se halla frente á mí antes de que puedan unirsele los refuerzos que espera; y despues de todo, me inclino à no hacerlo.» Y hecho el recuento, no exacto, de uno y otre ejercito, y expuestas las condiciones mulitares de ambos según su calidad particularmente, muy inferior en el de sus aliados para la ofensiva, concluye así: «No obstante que la posición del enemigo no es tan fuerta como la que nosotros ocupamos, es indudable que tiene sus ventajas, una de las cuales es la de que, atacándola, apenas si podemos hacer uso de nuestra artilleria Debo también hacer observar que en cualquera operación de esta clase por el ejército británico de Portugal, no puede efectuarse un ataque maniobrando sobre el flanco ó retaguardia del enemigo, primero, porque el enemigo manifiesta serle indiferente sobre sus flancos, espaldas ó comunicaciones y segundo porque la consecuencia inevitable de acometer tal maniebra sería la de abrir uno ú otro acceso á Lisboa y á nuestra escuadra, del que se aprovecbaría el enemigo para alcanzar su objeto.»

«Necesitamos, añade, apoderarnos de sus posiciones á mano armada y, por consiguiente, con pérdidas, en el curso de esus operaciones tengo además que sacar el ejército de sus acantonamientos, exponiendo tropas y caballos á las inclemencias del tiempo en la presonte estación del año y he de calcular todas las consocuencias de tal medida en cuanto á la salud de los hombres y á la pérdida de la más eficaz acción de los enballos.»

Con estas y otras razonos, no más fundadas, so defendía lord Wellington de la acusación que pudiera Jurigirsele por su excesiva prudencia ante un enemigo colocado en situación tan difícil como la del ejército frances, al frente de las líneas para él inexpugnables de Torres-Vedras (1)

Muévense los dos ejéractos

Fué necesario que el ejercito francés se retirara a las posiciones que luego vaines à indicar, para que Lord Wellington se resolviese à salir de las suyas. Verificó

Esto al que es salirse por la tangente.

<sup>(1)</sup> Hasta Nápier, su entusiasta admirador, llega á criticar á Wellington por su inacción alli. Pero luego exclama "Qué de raros y complicados sucesos ofrece la guerra" ¡Qué inextricable labor. Aquella vez, cuando todo lo esenciamente militar estaba tan felizimente preparado, tan fuertemente establecido, lo que era del resorte de la política se hallace paralizado por la debilidad y el temor. Apenas si su general inglés podís conservar una actitud defensiva, luchando, como bacía, con las intrigas y las extravagancias de hombres que, sin embargo, ban aido alabados por su activa y salvente cooperación.»

se lo primero, según ya dijimos, el 14 de noviembre por la noche, abandonando el 8 º cuerpo su posición de Sobra, con el mayor orden y sin que le siguieran les enemiges de su frente, por no haber descubierte su maniobra, al pensar de algunos, por la espesa niebla que no se desvaneció hasta muy entrado el día siguiente y porque, no prevista, estarían las tropas más avanzadas de la línea inglesa sin órdenes para verificarb (1) Ya tarde, comenzaron á moverse las tropas inglesas, receloso siempre su jefe de las intenciones de Massena, por lo que, dejando la mayor parte de ellas en sus posiciones de la primera línea, hizo avanzar la 2 ° división y la de las tropas ligeras sobre Villafranca y Alemquer al tiempo que se adelantaran también la caballería y remontaran el Tajo fodas las enalupas de la escuadra. Aun se crevó que Massena iba á retirarse definitivamente á la frontera y se emprendieron diversos ataques sobre la que Wellington calculaba sería retaguardia del ejército frances, pero, rechazados con energía y un aparato de fuerzas inesperado, se hubo de desistir de ellos, no sólo en aquella jornada sino en varias otras sucesivas Lord Wellington, que los días 17 y 18 se proponía repetir esos ataques con gran decisión, escribía el 19 al general Hill «No he atacado esta mañana Santarem porque la artillería ha equivo-

Tomo ix

<sup>1)</sup> Véase el acuerdo entre los historiadores ingleses. Los sucles de las campañas de la Pennsula dicen uAl retirarse el enemigo. Lord Wellington puso inmediatamente las tropas en en reguimiento.» Napier, por el contrario, consigna que caquel movimiento no fué interrumpido por Lord Wellington.»

Este, en su despacho á Liverpool, dice que los franceses se tetiraron en la noche del 14 (Fririón asegnra que á las 8) y que el ejército aliado los siguió en la mañana del 15.

cado el camino, y me alegro no haber efectuado el ataque por lo indudablemente fuerte de la posición del enemigo, la cual debemos esforzarnos á envolver; que sa no se ha retirado cruzando el Zézere ó hacia el Alba, es porque se considera allí bastante seguro. Creo, sin embargo, que le atacaré mañana. > Con eso y con el motivo ó pretexto de la continua lluvia de aquellos días y el estado pésimo de los caminos y del terreno todo por donde se habría de maniobrar, el general en jefe británico desistió de sus proyectos ofensivos, mantoniendo en las líneas muchas de sus tropas, y dispuso que Hill, destacado á la izquierda del Tajo, se detuviera en Chamusca hasta ver qué resolución tomaba el enemigo (1)

Nueva inacción en qué quedan,

Así debian permanecer largo tiempo los dos ejércitos. El francés se situó con el 2.º cuerpo en Santarem y sus inmediaciones, el 6 º entre Thomar y Cabaços en dirección á Coimbra, la caballería obsorvando los caminos de Pombal, Ourem y Leiria, y el 8.º cuerpo repartido en Santarem, Tremes, Alcanhede, Pernes, Torres Novas y Gollegá. El cuartel general se estableció en Torres-Vovas, centro, puede decirse, de aquellas posiciones, tan perfectamente elegidas para resistir al enemigo por la natural fortaleza de las de vanguardia, para recogor sin dificultad los refuerzos que pudieran allegársole y para tener expeditos los

<sup>(1)</sup> Por cierto que en ese despacho hace mención del marqués de la Romana con las sign entes palabras: «En mi despacho del 20 de octubre informabs á V. E. que el Marqués de la Romana se había reunido al ejercito aliado en sus posiciones al frente de Lisboa con un destacamento considerable del ejército español de su mando. Continúa siempre con nosotros, y recibo de él valicasos consejos y astroncia a

caminos de la frontera si tema que apelar à la retirada. Massena, sin abandonar las apariencias de una ofensiva activa frente à las líneas de Torres-Vedras y dando à su movimiento retrógrado el caracter de la necesidad de víveres y de una comunicación fácil con España, mantenía así à raya sus adversarios y con la amenaza constante de si recibía los refuerzos, que ya iba perdiendo la ilusión de que se le enviaran, revolverse todo lo enérgico y afortunado de siempre contra Lisboa y sus eternos protectores.

El ejército aliado, por su parte, descoso de combatir, temía, sin embargo, un choque sin éxito que empeorase su causa, va militarmente obligándole á reembarcarse, ya políticamente desacreditándole ante los portugueses, entre los que había un partido numeroso á quien no le era simpático ni le agradecia sus servicios Lord Wellington, pues, tan interesado en imponer silencio á sus críticos de Inglaterra, al mismo ministerio, vacilante sobre el destino futuro del ejército, y á ese partido lusitano á cuya cabeza yeía al mismo Patriarca de Lisboa y á los Regentes, se satisfizo con establecer sus tropas en ademán ofensivo sobre las posiciones francesas, pero sin resolverse á acometerlas seriamente para, así, conservar el prestigio que croía ejercer sobre su enemigo y sobre sus a iados. Situó la división ligera, sostenida por una brigada de caballeria, en Valle, frente y muy cerca de Santarem, tomando la precaución de minar el puente que separaba sus centinelas de las francesas para volarlo en caso necesario. A su izquierda y siguiendo la dirección de unos pantanos hasta Malhaqueijo y luego hasta Río Maior, se establecieron puestos que vigilaran y defendiesen los tránsitos más practicables, sestenidos por la caballería de Aneou que, además, observaba los caminos de Pernes y Alcanhade. Detrás, en Alcoentre y en un gran puesto atrincherado deminando la comarca y los caminos que la cruzan, se formó un pequeño campo que cubrió una división de infantería. Con eso y conocupar también Azambuja, Alemquer y cuantos puntos pudieran cortar á los franceses, el paso á las lineas en caso de una reacción nada extraordinaria en carácter tan emprendedor como el del Principe de Essing, se creyé hacer algo que acallese las críticas de ingleses y portugueses sobre la en su concento excesiva parsimonia de Wellington que, además, estableció su cuartel general en Cartaxo, posición central propia para acudir á todas las señaladas.

Se fortifigleers.

Pero ni aun todo eso bastaba al vencedor de Talacan más y vera para tenerse por seguro en la nuova situación creada al ejército inglés con los triunfos del Emperador de los franceses en Austria, que le habían permitido dedicar su atención y las fuerzas, que con ellos le sobraban á acabar la conquista de nuestra Peníngula. Mientras se tomahan las disposiciones que acabamos de enumerar frente al ejército frances, se dictaban otras dirigidas á la conservación y perfeccionamiento de las obres construídas anteriormente en las tres líneas de Torres-Vedras al fuerte de San Julián. Se majoraron las escarpea de todas ellas y se las puec en fácil comunicación por medio de vías laterales, y de línea á línea entre las dos primeras, ya con canunos perfectamente empedrados para resistir el tránsito de la artillería y la acción de las lluvias, ye con trincheras que cubrieran á las tropas en sus marchas del fuego enemigo. Se

ндРидр и й Т

escarparon las pendientes de la izquierda del Zizandro hasta hacerlas inaccesibles para cuando, disminuyendo el caudal de aquel río, se pusiera vadeable; y cuantos puentes pudieran facilitar el tránsito por los caminos, lueron minados, sin que ésto obstara á obtener igual ventaja con fortificacionos que los cubrieran ó flanquearan. Hasta se rebajaron ó allanaron alturas que cubrían algunos espacios del fuego de los barcos y chalupas de la escuadra para que, invadido el campo de las líneas, no pudieran recorrerlo impumemente las tropas francesas que penetrasen en el.

Como antes hemos dicho, se habían tomado precauciones para el caso de que los franceses procuraran ecupar el Alemtejo y acercarse á la margen izquierda del Tajo, desde la que cabía por la corta distancia que en algunos puntos la separaba de la derecha, de 2.000 metros frente al castillo de Almada, hostilizar á la escuadra y hasta introducir en Lisboa algunos proyectiles de artillería y con ellos el consiguiente pánico en los habitantes de aquella capital. Ya dijimos que obras se habían construído en aquella zona al presentarse Massena ante las líneas de Torres-Vedras y hemos consignado también el cruce del Tajo por algunas fuerzas inglesas al tenerse conocumiento de la ocupación de Santarem y de las expediciones de Montbrun al Zézere Pero, al retroceder el ejército francés y verle fuertemente situado entre aquella población y la carretera de Coimbra, al notar el afan con que procuraba el establecimiento de puentes que le facilitaran, no sólo abastecerse de víveres, sino extenderse por Alemtejo para, cuando se le unieran los refuerzos que esperaba de Extremadura, dirigirse á Almada y Setubal, aumentáronse las fortificaciones de estos puntos hasta hacerlos lo mexpugnables posible. Con esce trabajos, todos importantismos y admirablemente ejecutados por el capitán de ingenieros Goldfinch, coincidieron los que debían poner á salvo de todo ataque la cindad de Abrantes, abandonada hasta hacía poco, en la que á la precaución de convertirla en plaza de guerra con las obras que con tal objeto se construyeron en el a se añadió la de no dotarla de artilleria de mayor calibre que el de á 12 para que, una vez ocupada por el enemigo, no pudiera aprovecharla contra Lisboa, ya que el estado de los caminos de la frontera no consentía el transporte de las piezas de sitio.

No se dirá que Lord Wellington descuidaba detalte alguno para asegurarse en sus posiciones y esperar tranquilo el resultado de una invasión que, bien so veía, iba destinada á arrojar el ejército inglés de Portugal y hacerie desistir de su intervención en la defensa de toda la Península, única parte entonces de la Europa Continental que se negaba á someterse al Imperio Napoleónico.

¿Qué pasaba entretante en el ejército francés, y qué era le que paralizaba su acción y produciría luego su retirada definitiva á España?

Foy en Pa-

Recordará el lector que Massena había comistonado al general Foy para enterar á Napoloón de los sucesos de Portugal desde que, sometidas Ciudad Rodrigo y Almeida, había, al penetrar en aquel reino, perdido las comunicaciones con Francia. El hábil general, salvando felizmente los obstáculos que pudieron oponérsele en su aventurada marcha, llegó, con efecto, á París donde encontró al Emperador disgustado de las

o, eraciones ejecutadas en Portugal y prevenido contra-Massena. Por más que Foy defendió al Mariscal, su jefe, así en cuanto á la dirección que dió á las tropas en su entrada en Portuga, como en su conducta en Bussaco y después de aquella sangrienta é mútil batalla, Napoleón se mostró, si muy enterado de las necesidades de aquel ejército y de la importancia de sus éritos, pues que de ellos dependía el término de la guerra general europea, que oso también de operaciones que, después de todo, habían respondido á sus instracciones y mandatos. Sin embargo, comenzó en seguida de sus conferencias con Foy á dictar órdenes para que las fuerzas que operaban en ambas Castillas y en Andalucía y Extremadura acudiesen inmediata mente en auxilio de las de Portugal, dándole copia de las más importantes y el Montteur del 26 de diciembre con las noticias de cuanto pasaba el 2 en Lisboa, adquiridas, como todas las que tenía hacía mucho tiempo, de los periódicos de Londres y de sus agentes en la misma metrópoli del Reino Unido. Y aquel día le enviaba también á Bayona más nuevas de idéntica fuente, en que aparecían consignados sucesos que ya hemos relatado, acontecidos en las líneas de Santarem, y el de un pequeño choque habido entre los portugueses de Silveira y la vanguardia de Gardanne Porquo Foy, encontrando al salir de Portugal á aquel general, de Gardanne. encargado de mantener desde Ciudad Rodrigo las comunicaciones con Massena, le había ordenado emprendiese la marcha por el camino que acababa él de seguir hasta unirse al ejército. Pero, no habiendo podido reunir más allá de unos 3 á 4.000 hombres de los 6.000 con que contaba, procedentes de los hospitales de aque-

Expedición

lla plaza y la de Almeida, se vió muy pronto asaltado de todas partes por las tropas de Silveira y las Milicias del país que, aun no siendo lo numerosas que era de esperar, produjeron un pequeño revés á su vanguardia que le hizo abultarso el peligro que corria y retroceder, tennendo verse sin salida posible entre al Zésere y el Tajo antes de reunirse al Mariscal en Santarem (1).

Les órdenes de Napoleón á que venimos haciendo referencia, iban dirigidas á cuantos generales operaban en España á fin de que, manteniendo despejadas las comunicaciones con Portugal ó procurando dominar el curso del Tajo, se unteran al ejército de Massena para con la masa total de tantas tropas dar el golpe de gracia á Wellington y apederarse de Lisboa, único lugar en que pudiera ofrecerse renstencia á las armas francesas. El eiguiente despacho dará idea del empeño con que tomó el satisfacer los desens de Massena transmitídosle por Foy en su viaje á París «Primo, le decía á Berthier el 6 de febrero de 1811, creo

<sup>(1)</sup> Escribia, y muy modestamente por cierto, el general SIIveira pocos dias después «Desde el día 27 del mes pasado (diciembre de 1810) no he posido participar 4 Vá. le que ha sucedido aquí.

aliabiendo passado después el Cos una división enemiga, se adelantó hasta el pie de Celórico. El día 30 ataqué con bastante felicidad y ventaja, duró el fuego más de seis horas; dejó el enemigo más de 150 muertos, dos oficiales, según dicen los desartures fué grande el admero de los heridos entre los cuales bubo seis oficiales. El enemigo se retiró à Trancoso, que se plaza antigna con murallas donde todavia se mantiene. Sirvase Vd participar esta noticia al Exeme. Sr. General Mahy, pues so tengo tiempo para hacerlo.»

D. Manuel de Urín y Llano, á quien fué dirigido ese pliego, persona apostada en Verín por Mahy, afiadía que et no hubiera sido porque se dispersaron dos regimientos de Milicias de los que Revaha Silveira, la darrota de los franceses habría sido completa.

que debéis enviar el Monteur de hoy al duque de Damacia, al duque de Treviso, al general Belliard, al duque de Istria, á los comandantes de Ciudad Rodrigo y Almeida, al general Thiebaut y á los generales Dorsenne, Caffarelli y Reille. Escribid al duque de Istria, annándole el Monsteur, para anunciarle que en él encontrará las últimas noticias que tenemos de Portuga. que deben ser del 13 (euero), que todo parece tomar un rumbo ventajoso que si se ha tomado Badajoz en enero, el duque de Dalmacia ha podido dirigirse al Tajo y facilitar el establecimiento del puente al prínape de Essling; que es de la mayor importancia cumplir cuantas disposiciones he dictado yo, á fin de que el general Drouet, con sus divisiones, pueda ponerse enteramente á la disposición del príncipe de Essling. Escribid al mismo tiempo al duque de Damacia dándole á conocer la situación del duque de Istria y reiterándole la orden de ayudar al príncipe de Essling en su paso del Tajo, que espero que en todo enero habrá sido tomada Badajoz y que hacia el 20 de enero habrá verificado en el Tajo su unión con el príncipe de Essling; que puede, si lo considera necesario, retirar las tropas del 4.º cuerpo, y que, en fin, todo está en el Tajo.,

No se puede, pues, dudar de que, si en presencia del general Foy, pretendía Napoleón escatimar á Maspara reforzar á Massena. sena mérito y servicios, si ponía en duda su acierto en las operaciones ejecutadas fuera de su alcance soberano y sabio, consideraba luego como de absoluta nece sidad el acudir en su ayuda para que llenase por compieto la ardua misión que le había confiado.

Al mismo tiempo exigia la mayor premura para la

organización en la frontera de fuerzas que se unieran 4 las de Castilla que gobernaba el duque de Istria, á quien enderezaba una severa reprimenda por suponer en su Emperador la ignorancia do la superioridad de los regimientos definituros sobre los provisionales, que se veía obligado á crear con los reclutas y los destacamentos de los de depósito. Y como Bessiéres se hubiese, sin duda, disculpado de su falta de acción militar con la incansable de las guerrillas españolas de hacía de cir en un despacho de 8 de marzo de 1811 «Dad or den al duque de Istria de que haga que el general Scras ataque à las fuerzas insurgentes que operan entre Astorga y Villafranca. Solo tomando una miciativa anérgica con los brigantes, se pueden esperar resultados: para acabar con ellos, se necesita hacerles una guerra activa y vigorosa »

Se revela en toda su correspondencia la 1ra que producia en Napoleón el fracaso de la campaña de Portugal porque, ni aun tratandose de las tropas puestas al mando inmediato de su hermano, disimulaba el enojo por no coadyuvar al éxito de la empresa encomendada á Massena. Había hecho dirigir á José una amarga queja por haber relevado al general Belliard del gobierno de Madrid, y hasta exigió que se le repusiera en el, y dos meses después, el 22 de marzo, le uscia saber su disgusto por la en su concepto falsa di rección dada á las operaciones del ejercito del Centro enviando á Cuenca 3.000 hombres que debió agregar á la columna del general Lahoussaye, destinada á stuame entre el Tajo y Badajoz y ponerse á las órdenes do Soult que sitiaba aquella plaza. Porque Napoleóu cifraba sus esperanzas más halagiteñas respecto al éxi-

Napoleón v

E SERVER PR

to de Massena, y con razón, en la marcha de Soult sobre el Alemtejo, fuese para unirse al Príncipe de Essling y operar con él directamente contra Wellington en las líneas de Torres-Vedras, fuese para ayudarle con una diversión por la izquierda, hasta ponerse frente à Lisboa y hacer que la escuadra inglesa evacuase la minensa y segura ensenada del allí anchuroso y hondo Tajo (1).

Era aquel precisamente uno de los períodos en que el carácter dominante de Napoleón ó el tantas veces José. manifiesto descontento de José tenían a los dos hermanos contrapunteados. Ya en noviembre de 1810, y con motivo de los rumores que habían corrido de tratos entre el gobierno del Intruso y las Cortes de Cád.z., Napoleón se había desatado en improperios contra au hermano, por invecar éste las resoluciones de 1808 en Bayona, en pro de su soberanía é independencia. Despues de recordar la historia del remado de José en aquel año y los sucesivos, el Emperador escribía al conde de Laforest, su embajador en Madrid. «El rey de España sería muy poca cosa si no fuese hermano del Emperador y general de sus ejércitos. Sería tan poca cosa que no habría aldea de 4.000 almas que no faera más fuerte que cuantos partidarios puede él tener en España. Su guardia misma es toda francesa. Ni un solo oficial español notable ha derramado su sangre

<sup>(1)</sup> Haciate decir que era indispensable 1°, que el ejército del tentro dirigiese à Sevilla reunidos todos los destacamentos pertenecientes al del Mediodía, 2.º, que enviasa un cuerpo, todo lo fuerte posible entre el Tajo y el duque de Dalmacia para syndarle en el grande plan de comunicar con el ejército de Portugal por la isquierda del Tajo y favorecer así sus operaciones.»

por el Rey » «Su Majestad, continuaba, no tiene para qué decidirse en los asuntos de España por las negociaciones de Bayona. Esas no nan sido ratificadas por la nación española. Su Majestad las considera nulas, como no acordadas. Lo ha manifestado, creo yo, así al entrar en Madrid y ha hecho saber que, a el país no se le entregaba, tomaría para si la corona de España.»

Cómo en los momentos de aquellas iras olímpicas que constituían el fondo de su carácter revelaba el cruel desengaño que había sufrido en su tan poco meditada empresa de España! ¡Y cómo asomaba á sus labios aquel triste pensamiento que en Santa Elena le hacía decir confesando sus errores: «Esa desgraciada guerra de España me ha perdido » «Los españoles despreciaron su interés para no ocuparse más que de la injuria, se indignaron á la idea de la ofensa, se sublevaron á la vista de la fuerza y todos corrieron á las armas. Los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor.»

En esa filípica, además de tener de su parte la rezón el Emperador, siquier nadie como el debta lamentarse de haber provocado tan desatentada guerra, se
descubria la ninguna concordia que reinaba entre los
dos hermanos. José nunca se mostró agradecido al caratio, los cuidados, los favores y grandezas, ni sun al
trono que le había regalado Napoleón. Si el de España
le produjo tantos disgustos, el de Nápoles no le había
llevado á ver en su hermano el protector de la familia,
de quien ésta se hallaba en la obligación de respetar
sua determinaciones y sufrir con evangélica paciencia
la exuberancia oriental de sua caprichos y genialida-

des. Sin detenernos en desmenuzar ahora las muestras de ingratitud que obtuvo Napoleón de José y de la mayor parte de los individuos de su numerosa familia, bástenos poner de manificato, como creemos haberle hecho ya, el desacuerdo en que no tardó el flamante rey de España a colocarse con quien, si cediendo a sus propios cálculos para realizar su vasto plan contipental, nunca dejó de dirigirle los más sabios y carifloros consejos. Dominantes y todo, hasta tiránicos podrían ser los preceptos que le dirigía, cabía pudieran traducirse sus amonestaciones por amenazas que no escascaba ciertamente el Emperador á sus tenientos y subordinados al tratarse del cumplimiento de sus órdenes, pero rebosaba el cariño en sus cartas y pocas veces olvidó que Jose era su hermano mayor. Se envaneció este con llevar cenida á su frente la corona de España y supuso que, aun no contando para mantenerla segura sino con las fuerzas que le prestaba su hermano, fuerzas del prestigio, del miedo universal que imponía, y materiales de sus invencibles legiones, supuso, repetimos, que se bastaba á sí mismo para ser querido de sus subditos y respetado de todos. Su arrogancia en ese punto era tal que se atrevía á escribir á su hermano estas palabras. «España no puede ser feliz sin mí» (1). No lo creta así Napoleón y todos sus discursos y escritos de

<sup>(1) «</sup>El rey José, dice 6. Girardin en sus Journal et Souveners, no se recataba de manifestar, quizás demaniado, al contento que le producía el verse rodeado de la brillante corte de Carlos IV y tener á sus órdenes tantos títulos, cubiertos de bordados los más expléndidos y de diamantes de gran valor » Ha visto recientemente la luz pública un curiosisimo libro, cuyo sólo título, «Napoleón intime», revela estar dedicado á exponer las condiciones de carácter del Grande hombre. La

entonces y después demuestran que, por el contrario, más le servia José de estorbo que de auxiliar en la sjecución de sus vastos planes. Bien terminantes son las frases que acabamos de copiar del despacho de 7 de noviembre de 1810 para probarlo.

Drouet se reuno á Massena

Sólo en Drouet halló Napoleón quien le secundara. en su empeño de sacar a Massena airoso de la dificilisima situación en que se haliaba frente á las líneas de Torres-Vedras. Nombrado comandante del 9.º cuerpo de ejército del de España en septiembre, y reuniendo las fuerzas existentes en Castilla la Vieja, debía operar á fin de mantener sujetas Almeida, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Astorga, para lo que se le confirio autoridad sobre Kellermann, Seras y cuantos jefes franceses ocupaban toda aquella zona. Así y con la división Claparède y la de Conroux, varios cuerpos de la de reserva de las provincias vascongadas y otros que se le envisron de Bayona, Drouet pude en octubre organizar una fuerza, al no todo lo numerosa que necesitaba Massena, la precisa si para asegurar las comunicaciones del ejército de Portugal con España. Para obtener este resultado lo antes posible, Napoleón quería que Drouet destacara desde la frontera una fuerza de 6.000 hombres que, puesta á las órdenes de Gardanne ú otro general, abriese aquellas comunicaciones, pero se conoce que mejor para tener prontas y seguras noticias que

pintura que hace de la familia imperial estente los colores más tristes, y, contempláncola, no puede menos de admirares a sangriente frase de Napoleon III cuando uno de sua mas próximos parientes le acusó de no tener nada de lo de su tío.

No se hizo esperar la contestación tan oportuna como la cónica:

<sup>«</sup>Si, dijo, desgraciadamente tengo en familia »

por considerarla como auxiliar eficaz de Massena, Por que confiando en las que tenía de sus agentes de Londres, y teniendo, sin duda, por verídicas las que él mismo hacía estampar en el Moniteur, Napoleón abrigaba la ilusión de que no tardarían los ingleses en realizar su embarque; esperanza que le hacía mandar e 3 de noviembre à Drouet la orden de que no penetrase en Portugal y á lo más se estableciera entre Almeida y Coimbra. El 20, sin embargo, del mismo mes comprendía el Emperador lo difícil, ya que no crítico. de la situación de Massena, y daba instrucciones para apresurar la reunión de las tropas del cuerpo de Drouet y para que se ejecutasen las órdenes que había dictado anteriormente.

Ya hemos visto que Gardanne procuró unirse al ejército de Portugal siguiendo el camino que en sentido inverso habia recorrido Foy. Al retroceder, encontró la división Conroux de Drouet, á cuya vanguardia se puso y volvió por el valle del Mondego á Ponte de Murcella y Vendade Mombos para, en seguida, ponerse el 26 en comunicación con Ney, situado, según dijimos, en Thomar y Cabaços. Así pudo Massena extender su derecha hasta Leiria y Alcobaça, asegurando á la vez su comunicación más directa y fácil, tanto tiempo cortada desde que había perdido de vista la frontera езрапова.

Esto sucedía a principios de enero de 1811, en los Combate de dias precisamente en que Lord Wellington andaba tan-Río Mator. leando las posicionos francesas, tanto para reconocerlas y contar el número de sus defensores, como para ver de establecerse en alguna que, amenazando el flanco de les enemiges, les obligara á emprender, por fin, deci-

didamente su retirada. Río-Maior parecia ser al punto que con preferencia observaba el inglés, y Massena ponta, por lo mismo, gran esmere en cubrirlo. Así fué que no podía retarderse mucho por allí un choque entre las tropas de uno y otro ejército, choque, con afecto, que tuvo lugar el 19 de enero con pérdidas no considerables en cuanto al número, pero si en la calidad, puesto que de entre los franceses salió de la refriega herido el duque de Abrantes, á quien relevó Clausel en el mando del 8.º cuerpo.

Ese combate de Rio-Maior nuso en guardia 4 Massena respecto 4 las intenciones de Wellington, razón del movimiento impuesto á Drouet para fortificar su posición por la derecha hacia la costa misma del Oceano. Todavía no orcyó haber evitado los peligros que le amenazaban mientres no le llegasen refuerzos más conaiderables, los de Andalucia, sobre todo, que le permitirian tomar sobre les lineas inglesas una actitud ofenewa imposible con 45.000 hombres que, aun con los de Castilla, le quedaban el dia último del año 1810. Así es que el 21 de enero signiente enviaba a Napoleón nueva embajada en solicitud de tropas con el mayor Casa-Blanca, ayudanta suyo, quien debió cruzamo en el camino con el general Foy que llegaba al campo francés el 5 de febrero, escoltado por 1.752 infantes y 110 caballos que, como es de supenor, quedaron tam bién incorporados al ejército Y, entretanto, se hacia tomar á éste nuevas posiciones que le permitieran esperar con relativa tranquilidad los refuersos que pudiesen llegarla y los acontecimientos que la abligaran á decisivas y acaso supremas determinaciones. Si el enomigo atacase, el ejército se concentraria, estableciendo el 2 º cuerpo en Gollegã con su izquierda en el Tajo y la derecha en Torres-Novas; el 8.º. después de hacer saltar el puente de Pernes, se retiraria á Torres-Novas y posiciones inmediatas, el 9 \* y la reserva de caballeria se replegarían sobre Ourem y Thomar, el 6°, debía situarse en esta última población, tomando el mando también del 9.º el mariscal Ney, así como el de la caballería, con cuyas fuerzas habría de cubrir una vasta extensión de terreno, principalmente hacia Atalaia, adonde iba á trasladarse el gran cuartel general. Todos estos movimientos como el mantenimiento de la división Loisón en Punhete, dependían de los del ejército inglés al que, á pesar de eso, debería resistirse lo posible en las posiciones anteriores, si, como era de tomer, eran vigorosamente atacadas.

Con el mapa á la vista y esas instrucciones en la memoria, se comprende que Massena se preparaba á la retirada que, con efecto, no tardaría en emprender, perdida ya la esperanza de que el mariscal Soult se decidiera a unirsele.

Si se necesitara alguna prueba más de la debilidad de Napoleón para con sus generales, nos la summis-sus mariscatraria, aun sin las que ya hicimos notar respecto á Soult en sus manejos de Oporto y al ret.rarse indebidamente de Galicia, la que dió lugar á su conducta en la ocasión á que nos vamos refiriendo. Cuando se leen los exagerados conceptos de Taine, respecto al carácter, podríamos decir que despético y hasta brutal, de Napoleón para con sus subordinados, hay que protestar como el autor de Napoleón intime diciendo con él. «¡Ay! por el contrario: la falta de carácter de Napoleón en su papel de jefe fué la causa, si no la unicial, la efi-

Napoleón y

Tomo ix

11

ciente á lo menos de sus mayores reveses, por no haber sabido imponer una autoridad inflexible á los que de más cerca le rodashan, por no haber tenido valor para romper brutalmente las resistencias sordas ú ostensibles de aquellos á quienes había hartado de riquezas y de honores, por no haber, en fin, sabido confundir, pisotear, aplastar y shogar.»

¿Sería que de sus antiguos camaradas, educado y hocho hombre, puede decirse, en su marcial y decenvuelta sociedad, encumbrado á tan gran altura y majestad por ellos, así al menos lo cretan y proclamaban, no se tendría por todo lo que ora, tan grando por su genio como por su colosal fortuna? No somos de los que suponen que si se hubiera mostrado mas severo, más intransigente y cruel con sus mariscales, no le hubieran éstos abandonado al eclipearse su brillante estre lla. No; que ésta nuestra pobre, mezquina y envidiosa naturaleza ha impuesto al hombre la miserable y aborrecible conducta tan graficamente comontada por el poeta latino, la de la adulación al poderoso y el alejamiento del abandonado por la suerte.

Conducta ce Soult

Al organizar Napoleón el ejército de Portugal y ponerlo en campaña había contado, como tantas veces hemos dicho, con la cooperación de una parte de las tropas conquistadoras de Andalucía, creyéndola completamente sometida, pues que Cádiz no tardaría en rendirse á sua armas. Soult, en consecuencia, debía dirigirse á Extremadura para acabar la obra impuesta en un principio á Mortior, y dueño, como era de esperar, inmediatamente de Badajoz, entrar por Alemtejo y unir sua esfuerzos á los de Massena para, cayendo sobre Lisboa, arrojar á los ingleses por siempre de la

Península. Pero ya porque la tarea fuese superior à les medios con que contaba el duque de Dalmacia, que no veía tan próxima la rendición de Cádiz; ya por la indolencia en que le hicieran caer las delicias de Sevilla, el desdén con que miraba al Intruso y la envidia que sentiría de la fama y antoridad atribuídas al héroe de Zurich, Rivoli y Wagram, lo cierto es que no se observaban en él intención ni ánimo para ayudar á su colega, ni aun calcu ando, por las que había experimentado en su campaña de 1809, las inmensas dificultades que hallaría aquél en su empresa sobre Lisboa.

Irritaban al Emperador las dilaciones impuestas por Soult á sus órdenes, y aumentose su descontento a saber qué grueso destacamento había llevado á Wellington el marqués de la Romana, sacándolo del ejército de Extremadura, prueba irrefragable de no temerse en Badajoz un ataque formal de las tropas francesas de Andalueía (1) Más tarde, el 6 de febroro y en una correspondencia de que ya hemos dado cuanta, ancargaba Napoleón se reiterase á Soult, á quien se suponía

Lo que más le irritó fué que no se cumpliese su orden de seguir la pista (talonaer) á Bomana é impedirle su marcha á Lisbos.

Schépeler pone, sin querer un correctivo á ese despacho y



A: El despacho de 14 de noviembre à Berthier es tan terrible como fundado «Primo, dice, manifestad mi desagrado al deque de Dalmacia por la poca energía que despliega en sus operaciones, porque el 5.º cuerpo en vez de seguir à la Romana que, según se dice ha hecho un destacamento sobre Lisboa, y así amenasar la margen izquierda del Tajo al frente de aquella capital para impedir à los ingleses conservar todas sus insreas en la derecha, es ha replezado vergonsosamente à Sevilla, porque miserables rumores tengan en jaque al ejército francés y que 10 000 desgraciados españoles, sin valor ni constatencia, defiendan ellos solos la isla de León.»

dueño de Badajoz en el transcurso de enero, la orden de favorecer a Massena trasladándose al Tajo, orden que el 8 de marzo se tenía ya por cumplimentada. De modo que no es por falta de instrucciones y de estímulos por lo que el Emporador no lograra de todos los ojércitos franceses de España y principalmente del regido por Soult la cooperación que había ofrecido al general Foy entre los reproches que, hipócritamente un duda, le dirigió respecto a la conducta de Massena en aquella campaña

El mariscal Soult ten.a, es verdad, bastante á que atender con la resistencia que hallaba en Cádiz, la sub levación de la Serranía de Ronda y la incesante hostilidad de los cuerpos avanzados de Extremadura en Niebla y Huelva. Pero también es cierto que, más que esas atenciones, le retenía en Sevilla la de unos expelhos que no tienen ejemplo a no se apela al recuerdo de los ejecutados en Málaga por Sebastiani. Tales fueron, que Sotelo, prefecto entonces en Jerez, no quieo autorizarlos y fué enviado el conde de Montarco para natisfacer las miserables ambiciones de Soult. Las contribuciones extraordinarias impuestas por vía de contribuciones extraordinarias impuestas por vía de con-

de manifisato, luego, la causa que ya hames indicado de la isdolencia de Sourt. «El mariscal, dice, pedia acaso excusarse
con que el bloqueo de Cádis no estaha definitivamente establecido, no formado todavía el tren para el sitro de Badajos,
al ejército sin equipo para una operación de tal importanda y
sin dinere en sus cajas, pero quien con tan curtos medios salió
de Galicia para l'ortugal, podía mejor con los que le proporcio
nara la rica Ancalucía amenazar à Extremadura. Es perdonable en Soult la idea de que, apurado Massena para maniobrat
con éxito podría él hacerlo con su propla y sola fuetxa, porque
lo cierto es que sólo en noviembra y diciembre, en que se hiso
crítica la situación de Massena, fué cuando preparé la jorna
da en su auxilio.»

HARMAR AT BIT

quista se elevaron á sumas para entonces enormes, y las que se inventaron para lo que se decía sostenimiento ordinario de las cargas públicas y el ejército, se hicieron insoportables. No se digà de los arbitrios por razón del comercio y la industria, porque, con atribuir ongen inglés ó ultramarmo a los géneros en venta, se cohonestaban los atropellos mas excesivos. «Tal bar barie dice un historiador alemán, si hubiera durado habna expuesto en pocos años á los españoles a la desdesnudez del paraiso.» Los objetos adquiridos con un recargo exhorbitante, hasta con el 60 por 100, eran al dis siguiente decomisados por ingleses, y las visitas domiciliarias hechas con ese fin, revestian los caracteres de brutalidad más ultrajantes. Se hacía pagar a las poblaciones más importantes fiestas inventadas en conmemoración de las derrotas sufridas por sus compatriotas, la de Ocaña, por ejemplo, celebrada en Sevilla por Soult el 19 de noviembre de 1810; y hasta en las de menos vecindarso los goneralos subalternos se hacían obsequiar, con dinero por supuesto, por cualquier von taja militar que alcanzaran cerca de ellas. El gasto del sale dado por Soult en Sevilla el 2 de diciembre en recuerdo de la corollación del Emperador, se pago con una derrama de tres millones que se impuso el día 5 siguiente, suplementada, si se nos permite el verbo, con un tanto por ciento sobre los fondos públicos, tan elevado que las autoridades españolas manifestaron que se cumpliría la orden del manscal, pero que su ejecución sería imposible. Con esas y otras, muchas más, exacciones no quedó nada que vender en Sevilla, vajillas, cuadros, objetos sagrados, cuanto constituye el esplendor de las grandes ciudades y el de las casas particulares mas notables, cuyos dueños, para librarse de los vejámenes con que se les amenazaba, los regulaban á sus oprosocos ó los cedian al precio que á ellos se les antojaba.

¿Cómo, así, había de pensar en operación alguna lojana el general que llegó á reuniz en Paris la colocción artística más prociada de Francia?

A fines de 1910 es cuando, terminados los trabajos indispensables para el bloqueo de Cadix y sueguradas las comunicaciones de Sovilla con Madrid y Málaga, emprendió Soult la marcha a Extremadura con la
dispesición do ámino que hemos hecho notar en él,
pero obligado por su propia honra, y mejor por las órdones del Emperador, á acometer la jornada de Badajos, lo cual le daria ocasión para eludirlas ó tiempe
para que se resolviese en uno a otro sentido el árduo
problema de la campaña de Portugal (1). Llevaba subre 20 000 hombres de los que 2 000 do caballoría y un
tren de sitio con 60 piasas acompañado de un inmenso bagujo de municionos, víveros y onserse de campamento, tan numerose que se him preciso escoltarlo con

Y dejar 6 los ingleses, los enemigos más formidables, campando por sus respetos.

<sup>(1)</sup> Thiere balls may disculpable in conducts militar de Roult «En España, dice, habis que perseguir por el proute los grandes objetivos, y de los grandes pasar à los messores. Per no hacer ceo, el ejére to de Andalucia, desfallecido de canasacido, arroinado por las enfermedades, extendiêndose, se vardad, de Cartagona à Hadapus, pudiendo inner por sometida Andalucia, pero ne logrando impostr que la neclasen las guerrillas, no se había apederado de Cádia a. de Badapos, entaba incapas de prestar ayuda à sadie y, por el centrario, reducido à reclamar refueros considerables. El muriscal doult acababa, an efecto, de solicitar de Napoleon à fin de sato 35 000 infantes, 1 000 marinos, otros tantos artilleres y una fiota. Con ason medios se prometia conquistar Ladia, hen prouto, así como todo el mediodia de la Pen usua desde (artagona à Ayamontes.

una division entera, la del general Gazan, perteneciente, como la otra de Girard, al 5.º cuerpo del mariscal Mortier Con eso, corría el ejército frances de Andalucía el peligro de dejar desguarnecido Sevilla; y
aun cuando Napoleón nabla dispuesto que Sebastiani
cubriese con el 4.º cuerpo las avenidas de aquella capital y sirviera como de reserva al de Victor, ocupado
en el sitio de Cádiz, fue necesaria toda la confianza que
abrigaba Soult en la condición pacífica de los sevillanos para que dejara allí al general Daricau con un muy
corto presidio de rezagados, convalecientes y partidas
sueltas de los regimientos que operaban en las provincas de aquel reino.

Así como el mayor pengro para los sitiadores de Cádiz amenazaba desde la Serranía de Ronda, el de la guarnición de Sevilla habría de proceder del Guadiana, de Niebla, sobre todo, y Huelva donde se hallaban Ballesteros y Copons maniobrando en la confianza de tener segura retirada á Extremadura y la esperanza de recibir algún refuerzo de Cádiz por las expediciones que el gobierno central hacía salir de vez en cuando, de algunas de las cuales hemos dado cuenta anteriormente. Pero á fin de contrarrestar la acción de Ballesteros, envió Soult al condado el coronel Remond con un cuerpo de tropas, suficiente, en su concepto, para garantir á Sevilla de un ataque de los españoles por aquella parte.

Tomadas esas precauciones y con la noticia de que el general Lahoussaye cubria el Tajo y aun se había extendido á Trujillo con 3 000 hombres del ejército del Centro, Soult creyó, y no sin causa, que podría emprender el sitio de Badajoz y de las plazas españolas y portuguessa próximas al Guadiana, disimulando así é la vez su repugnancia á correr en auxilio de Massena. sino en último extremo, el en que pudiera recoger una gloria que de etre mode recaería siempre en su colega jefe del ejército de Portugal Érale, sin embargo, necesario aventar lus fuerzes de Ballesteros antes y las de Mendizábal luego, que desde los primeros pasos de la marcha encontraria en su camino, y Girard se dirigió contra aquél, situado con parte de su gente en Guadalcanal, y la caballería de Latour-Maubourg se puso sobre la pista de Mendizábal que fué por Mérida en busca de abrigo en la ocilia derecha del Guadiana, no sin antes haber defendido el terreno en Cazalia, donde fué sorprendido un fuerte destacamento francée por la cahallería española. Ballestoros, á su vez, rechazó á las gentes de Girard en Calera, retirándose luego & Fregenal para, diasmás tarde, burlar la vigilancia de Gazán, que se había establecido en Hinojales con objeto de impedirlo la vuelta al condado, y correrse & Aroche y Zalames la Real. Con eso y sintiéndose apoyado á sus espaldas, Copóns salió al encuentre del coronel Remond, y no solamente le hizo retroceder por San Bartolomé y Trigueros, sino que iba, persiguiéndole, á intentar la entrada en Sevilla, contro de las operaciones del ejército francés de Andalucia, cuando fué llamado a Cadiz, dejando el 25 de enero a Ballesteros sus jinetes y un regimiento de infantoria, el de Barbastro Voló Gazán en socorro de Remond con la mayor parte de su fuerza, sobre 5.000 pecnes y 700 caballos, y dió con Ballesteros un la excelente posicion de los Castillojos, que había ocupado el general espafio! con unos 3.000 infantes, establecidos en dos líneas,

y 700 caballos también sobre su flanco derecho en un terreno bastante suavo, propio para el uso del arma. Allí se dió una batalla, si de cortas proporciones, no, por eso, dejando de revelar la solidez de nuestras tropas, la mayor parte asterianas, y la hábil dirección que su general supo imprimirlas (1).

Dáse el nombre de los Castillejos, por los dos que lo coronan, á un alto collado ramal importante de la sierra de Andévalo, bastante escarpado en varios de sus accidentes y en cuyas faldas asientan dos pueblos, Almandro y Vil.anueva, este tiltimo con el nombre también de los Castillejos Ballosteros situó, según scabamos de indicar, su tropa en dos lineas, la primera en batalla y la segunda, formada por batallones en masa, con la caballería á su flanco Recia fué la arremetida de los franceses que con el apoyo de ocho piezas de artillería de campaña se empeñaron en romper la línea española, pero ésta consiguió resistir sin quebrantaree hasta la caida de la tarde, tan inmediata y rapida en los últimos días de enero. Mas se hacía temerario esperar al siguionto, 26, vista la superioridad aumérica de los enemigos y la tan eficaz como moral de sus cañones y proximidad de sus reservas; por lo que Ballesteros emprendió al anochecer la retirada en escalones con el mayor orden y el éxito más feliz hasta San Lucar, donde repasó tranquilamente el Guadiana para, por territorio portugués, volver á conti-

<sup>1)</sup> Toreno, como asturiano también, no quiere que pase destendido ese detal.e. «Así sonaban, dice, en la hueste los numbres de Lena y Pravia, de Cangas de Tineo Castropol y el Infleto; á que se añadía el provincial de León.»

nuar su campaña en Extremadura (1). Ya Gazán habiz roto la marcha para reunirse á Soult, dejando en Encinasola y Frejenal, después de haberlas ocupado, algunos destacamentos que Ballesteros, en su regreso á España, rindió el 16 de febrero con gran ventaja en caballos, prisioneros y equipajes.

Ballesteros bate

Ya en Frejenal, y hasta con aires de vencedor, Basigne sobre llesteres se vió perplejo sobre la dirección que daría a sus operaciones. Llamábale, por un lado, la situación en que iba á verse la masa principal del ejército de Extremadura con Soult al frente de las plazas de Olivei za y Badajoz, y por otro, la ambición de, campando sólo é independiente segun sus inclinaciones de siempre, arrojarse de nuevo sobre Remond para, por lo menos, hacerle evacuar el condado de Niebla. Resolvióse, al fin, por esta expedición, y tan feliz fué en olla que ol 2 de marzo batía cerca de San Lúcar la Mayor á Remond, que necesitó abrigarse á un cuerpo de 1 600 infantes con algunas piezas de artillería á cuyo frente habia salido el general Daricau de Sevilla, donde los ilamados Josefinos se alarmaron á punto do preparar eus equipajes para emprender la fuga á sitio menos expuesto á la furia de nuestros leales compatriotas. Ballesteros comprendió sin duda que era superior á sus fuerzas la empresa de apoderarse de ciudad tan populosa y en que ya tenta algunas raíces la ocupación

Fueron considerables les pérdides de una y otro lado. lo cual prueba lo refiido del combate. Ballesteros evaluó 🜬 auyas en 400 muertos ó heridos y las de los francesas en 1.500 y ann cuando esta ultima clira parece exagerada, la hace verosinul lo obstinado del asalto y la parsimonia después de Ga zan para no seguir de cerca la retirada de los nuestros.

francesa, y aun cuando volvió á avanzar sobre ella desde Veas, adonde se había retirado, batiendo el 9 otra vez á Remond y cogiéndole varios prisioneros y dos piezas, temió verse puesto entre dos fuegos y repasó el Tinto para marchar á unirso á los suyos en las márgenes del Guadiana

Con efecto, necesitábanse allí fuerzas para contrarrestar la acción del mariscal Soult que, con todas las sacadas de Sevilla, se preparaba á la conquista de las plazas fronterizas del Guadiana central, tantas veces rivales y entonces aliadas para su defensa contra el enemigo común que so dirigía á su expugnación. La primera que iba éste á encontrar en su camino era la de Olivenza, española desde 1801, como único girón del suelo portugues que se había logrado recoger en la guerra de aquel año, irónicamente juzgada por las naranjas que cogreron nuestros soldados en los fosos de Elvas. El inmenso convoy que acompañaba al ejército francés, retrasado en su marcha por el temporal de luvias, natural en aquella estación, dió motivo, ademas, á que Soult antepusiera el sitio de Olivenza al de Badajoz, suponiéndolo obra de poco tiempo, el suficiente, sin embargo, para que llegason las gruesas piezas necesarias para el segundo. Por otra parte, Olivenza, que muy acertadamente se había propuesto Romana destruir, le serviría, después de conquietada, de plaza de depósito hasta que pudiera utilizar la de Badajuz con iguat objeto y en la grande escala que iban á exigir los vastos é importantes planes impuestos por el Emperador para la realización y éxito de la campaña de Portugal.

Se halla Olivonza situada en una moseta que domide la plaza.



HAR'ARE VER T

ns, aunque de lejos, el curso por allí del Guadiana y de los arroyos que á él se dirigen, de acceso, con todo, fucil por sua faldas meridionales, siendo au fortaleza, por lo mismo, más española que portuguesa, y digna, así, del obstruado empeño que puso nuestro gobierno en adquirirla al discutirse en 1×01 el tratado de Badajoz. Las fortificaciones se hallaban en muy mal estado, en el de abandono que caracterizó la época anterior á aquella guerra. Consistían en un heptágono irregular con nueve baluartes, mete de ellos en los angulos, de muros revestidos, foso bastante ancluroso, medias lunas de distantas dimensiones y camino cubierto. Uno de los baluartes, el más occidental, llamado de San Pedro, conservaba todavía las señales de la brecha en él abierta el año de 1801, aun cuando reparada hasta la tercera parte de su altura con revestimiento y después con un parapeto de tierra al nivel tau sólo del terraplén A corta distancia, unos 300 metros del frenta meridional de la plaza y en la pendiente de una altura que la domina, existía una luneta, que debió considerarse tan inútil para la defensa general que, à la llegada de los franceses, la encontraron éstos abandonada y pudieron sin obstáculo alguno apoderarse de élla La guarnición era nuniciosa, como que, además de la ordinaria de unos 1.000 hombres, hizo el general Mendizábal entrar en la plaza otros 3 000 que, como se verá, no sirvieron mas que para almientar 🗷 cifra de los prisioneros al tendirse. La artillería contaba con 18 piezas, de las que 10, las de mayor calibre, eran de hierro, las municiones escaseaban; y con decir que los fusiles de que se apoderaron los situadores no pasaron de 2 500, se comprenderá que no todos nuestros míantes se hallaban armados (1). Era gobernador de la plaza el mariscal de campo D Manuel Herck, tenido por soldado enérgico y de quien, á pesar de su edad avanzada y mal estado de su salud, se esperaba una defensa capaz de obligar al enemigo á detenerse algin tiempo ante los muros de Olivenza, dándolo para mejerar las condiciones polémicas de Badajoz.

Y así pareció sucedería al conoceree la digna res puesta que dió á la intimación del mariscal Mortier que, al establecer el sitio, le invitó a que evacuara la plaza ofreciéndole la salida de las tropas con los honotes de la guerra, á lo que Herck contestó se defendería hasta el último extremo

Mortier, con eso, formó el bloquec de la plaza situando tropas en todas las avenidas á fin de intercep-operaciones. tar los secorros que pudieran dirigirse á ella, la caballería de Latour-Maubourg, especialmente, sobre el camino de Badajoz. Los generales Girard y Brayer se establecieron á derecha é izquierda del frente, inmodistamente elegido, del baluarte de San Pedro, y el capitán de ingenieros Vamsot se dirig ó sobre el fuerte destacado á que hicimos referencia, que, hallándolo, según también hemos dicho, abandonado, lo ocupó definitivamente (2).

No tenían los franceses á mano artilleria de sitio,

La guarnición pertenecia á los regimientos de Navarra. Truxillo y á los bataltones de Voluntarios de Barbastro, Mérida y Monforte Había 94 húsares de Extremadora, sobre 50 artilleros, 100 sapadores y 40 inválidos

<sup>(2)</sup> No necesitaron ahora los franceses hacer reconocimientos muy detenidos, puesto que el año anterior y al intimar la entrega de Badajos, los habían verificado y recordaban la siuación y defensas de aquel fuerto.

iba á atacar.

detenida con frecuencia en la marcha por los temporales y el detestable estado de los caminos, malos ya de por si é inundados con la lluvia que durante aquel mas no cesó de caer á torrentes. Así es que comenzaron los primeros trabajos del sitio con pocos elementoe para el de zapa en la primera paralela, y las bate rías que se levantaron en la noche del 11 al 12 de enero, hubieron de artillarse con piezas de campaña Se rempe el de las de detación del cuerpo de ejército de Mortier. Y tan activos anduvieron en esas obras los trabajadores que á medio día del 12 rompió el fuego la batería de cuatro piezas de 48, construída en el saliente de la luneta destacada, y se había adelantado mucho la construcción de otra de dos piezas de igual calibre frente al entrante del camino cubierto del baluarto que se

No merece el aitio de Olivenza que nos detengamos á enumerar los trabajos ejecutados por los franceses en las noches del 12 al 22 de aquel mismo mos, interrumpidos á veces, más que por el fuego de la plaza, por las inundaciones que les obligaban á abrir zanjas y pozos de gran profundidad para desviar las aguas ó aumirlas en la tierra. Bástenos decir que los sitiadores formaron una gran trinchera paralela al frente de ataque, apoyada á su derecha en la lunela exterior tantas veces citada, y á su izquierda en usa gran batería, trinchera de que se hizo airancar la noche del 17 etra en dirección del baluarte de San Pedro para, inmediatumente después, establecerse en la cres-Se rinde la ta del camino cubierto. Muy pronto y en seguida se estableciaron dos baterías de brecha, una á cada lado del saliente del camino cubierto, otra en el ángulo, de dos

place.

fuego.

morteros, piezas todas recientemente recibidas en el campo sitiador, con las que se hizo gran estrago en las caras del baluarte, y cuando iba á atacarse á la mina la contraescarpa para el paso del foso, se rindió la plaza a discreción, hab.éndose negado Mortier á hacer las concesiones que había ofrecido al comenzar el sitio.

Los defensores no opusieron à los franceses ninguno de los obstáculos que el arte ofrece: el único trabajo por ellos ejecutado fué el de un través en el eje del baluarte para neutralizar el fuego de flanco y rebote de las baterías enemigas, pero nada de salidas, defensa de las obras exteriores y menos de la brecha.

Con eso toda la guarnición hubo de rendir y entregar sus armas en el glacis de la fortateza, siendo después conducida, en calldad de prisionera de guerra, á Cordoba y Francia. Fueron exceptuados de esta medida el general Herck, por sus achaques, los invalidos y mas de cien cabezas de familia á quienes se había obligado á servir y que Soult permitió continuaran en Olivenza bajo la vigilancia de sus nuevas autoridades (1)

No hallaría Soult en Badajoz las facilidades que en Siti Olivenza para el cumplimiento de sus propósitos mili-<sup>dajoz</sup> tares. Es verdad que la plaza tenía otras proporciones y med.os superiores de defensa, pero principalmento

Sitio de Ba-

Se conoce que Soult ignoraba todavía lo que hacían los prisoneros españoles en su marcha á Francia.

Con efecto; al llegar á Córdoba, de los 4.000 y pico só o quedaban 1.400 en poder de los franceses.

<sup>(1.</sup> Por cierto que Soult, en su parte à Berthier, dice que tess bajas en el número de los prisioneros, que ascendía el de 4.181, es compensarian con otros 200 m.lilares españoles de lodos grados cogidos en los últ.mos choques, y ces aumentaria súa à su paso por Córdoba y Andéjar con los prisioneros de los depósitos de Sevilla y Granada que babía mandado se le meorporaran >

un gobernador del temple de los que en aquella gue rra proporcionaron á España las glorias más puras y la importancia defensiva y el respeto que nadie en el mundo la niega desde entonces

No, por eso, vaya el lector á creer que la plaza de Badajoz reuma las circunstancias de una do primer orden por su situación, el buen estado de sus defensas ni el del material con que contaba. Nada de eso. Si su importancia ha sido siempre grande es por lo estrategico de su situación en la frontera y frente á las plama portuguesas de Elvas, Estremoz y Campo-Maior, por hallarse en la comunicación general de Lisboa á Madrid y en el saliente del Guadiana que domina la zona fluvial de mayor interes militar desde los tiempos mas remotos, los en que con la fundación de Merida lo revelaron los entonces maestros del arte de la guerra en su concepto más elevado, en el de la conquista y ocupación de un país. Pero más aún que esas circunstancias que acabamos de señalar, aunque teniendo su origen en ellas, ha dado importancia á Badajos su historia, la de sus unnumerables situos y la de las solemnes ocasiones en que ha servido de base para nuestras jornadas sobre Portugal, como una, que ha sido considerada, de las puertas más expeditas de aquel Remo

No es este lugar para recordar tanto y tanto suceso importante como presenció Badajoz en otras ededes, que harto nos dará que hablar la á que nos referimos ahora, siendo, como fué, su fortaleza blanco de operaciones de la mayor transcendencia entre los ejércitos beligorantes desde febrero de 1811 á abril de 1812.

Estado de Álzase Badajoz en un llano rodeado de alturas suala plasa. ves sobre la margen izquierda del Guadiana que la baas en su lado Norte, sobre el punto también en quo une á ese río sus aguas la corriente, no muy considerable, de. Ribillas que limita la plaza en un gran espacio por su parte oriental. Precisamente en ese angulo, donde se confunden uno y otro río, se eleva una eminencia de rocas, si escarpada en sus faldas convidando á ser asiento de una fortaleza, gran apoyo de la ciudad aun formada con muros medio evales, y reducto de seguridad ahora para los defensores de la plaza al ser ésta asaltada por los enemigos

El recinto, desde allí y con muros y torres, tambien antiguas, en todo el lado que baña el Guadiana, muy anchiroso é invadeable, se extiende después por la lanura formando un polígono que, al volver al punto de su arranque en el castillo, constituye ocho frentes fortificados á la moderna, con baluartes de diversas elevaciones, ni robustos, empero, ni bien conservados. Eses frentes se hallan cubiertos por otras tantas medias lanas sumamente imperfectas, de tierra, aunque abrigadas por un camino cubierto, lo mejor, quizás, de la fortificación general de la plaza. En el frente oriental, limitado, como hemos dicho, por el cenagoso y profundo Ribillas, y á la distancia de unos 200 metros, existe en sitio poco elevado una obra exterior llamada el luerte de la Picurma, que consiste en una luneta cuyo camino cubierto la liga á otra mucho más peque da que hace oficio de cabeza de puento del de comuni cación con la plaza á través del Ribillas. En el frente meridional y en su centro próximamente hay otra fortaleza exterior, una modia corona do regulares dimensiones, distante sobre 300 metros de la plaza, s. admi-

TOMO 1X

reblemente situada para cubrir el recinto en general del llano, de poca altura en su escarpa dotada de un estrecho y poco profundo foso, y con su gola abierta y mal entendida.

Todo este sistema se halla dominado, aunque á distancias en aquel tiempo tácticamente inofensivas, por una serie de alturas que abrazan todo el Ilano en que asienta la plaza, entre las que descuellan por su elevación y puesto la llamada del Viento y la de Sas Miguel, muy propias para el establecimiento de un campo de donde partir directamente al ataque de Pardaleras y cubrirse de las salidas que el situado pudiera verificar en toda aquella sona de las dos márgenes del Ribillas.

En la derecha del Guadiana, anchuroso allí, según ya hemos dicho, á punto de distar 300 metros de una á otra las orillas, había también dos fuertes, la cabeza del puente dando cara á Portugal, pequeño hornabeque con foso y camino cubierto, y el llamado de San Cristóbal, quadrilátero abaluartado, si también de cortas proporciones en todas sus partes, situado en un monte escarpado y dominando el campo próximo al puente y el castillo de la plaza haeta poder cubrirlos completamente con sus fuegos (1).

Era suficiente el material de artillería, ascendiendo al de 170 el número de las piezas de todos calibres montadas en las fortificaciones ó guardadas en reserva de las necesidades del sitio. Ni escaseaban tampoco las municiones, comprendiendo el gobierno que un día u otro llegaría el enemigo á formalizar sua ataques, ya

<sup>(1)</sup> Vense el plano en el atlas del Depósito de la Guerra

que en el año anterior y después de la rota de Medelin, no había intentado más que apoderarse de Badajoz á favor del pánico que el resultado de aqueda batalla hubiera podido inspirar á sus presidiarios. Y como la comunicación con la orilla derecha del Guadiana quedaría expedita mientras lograra mantenerse en ella el núcleo todavía existente del ejército de Extremadura que, en ausencia de Romana, regía el general Mendizábal, no escasearia tampoco Badajoz de los recursos militares y de los abastos procedentes de la banda, que pudiéramos llamar portuguesa. Para mejor conseguir este importantisimo objeto, Mendizabal había recibido instrucciones inspiradas por Lord Wellington à Romana (1). Y debió ser así porque, nuerto pocos días después nuestro insigne compatriota, el general inglés, á quien tanto llamaría la atención la marcha de Soult nacia Portugal con el fin, para el indubitable, de unirse á Massena, no cesó de mensejar à Mendizabal el establecamiento de un campo fortificado en San Cristóbal de donde mantener expedita la comunicación de Badajoz con la región toda de la derecha del Guadiana, a cubierto de aquel camble, del Gévera, la cortadura de cuyo puente recomendaba con frecuencia, y de las plazas de Elvas y Campo-Maior en su retaguardia. Si alguna duda pudiera abrigarse sobre lo consumado de la prudencia de Wellington en sus operaciones defensivas, aun tomada en cuenta la que reveló en Torres-Vedras, la desvanecería el solícito cuidado que sus Despachos ponen

Véase en el apéndice núm 6 el Memorandum dirigido
 Romana el 20 de enero con cuantos detalles pueden desearse
 en ese punto.

de manifiesto respecto á su interés por la conservación de Badajoz en aquellos días. Segun su criterio militar, acertadísimo casa siempre, puesto el ejército español de Extremadura en la situación que aconsejaba, podría mantener libres las comunicaciones con Portugal, y Badajoz se debía tener por inexpugnable para las tropas de que á Soult le era dado disponer.

La guarnición

La guarnición de Badajos constaba en un principio de 4 800 hombres, pero las diferentes perspecias por que hubo de pasar el sitio y la presencia del ejército, en aquel caso de socorro, elevaron aquella fuerza después a la de 9.731, inclusos los oficiales y 22 caballos Porque el general Mendizábal, acosado en su marcha retrógrada al Guadiana por la numerosa caballeria de Latour Maubourg, y termiendo ya en Mérida la aproximación del general Lahoussaye que, con unes 3,000 infantes y 500 caballos acudia dasde el Tajo á comunicar con Soult á consecuencia de aquellas órdenes severísimas de Napoleón de que dimos cuenta, el general español, repetimos, que lo era en jefe desde la partida de Romana, se estableció en las alturas de San Cristóbal para vigilar Badajos de cerca, pero sin fortificarse en ellas del modo que, no bace mucho, hemos indicado.

El Gober-

Pero, decimos lo que al principio, gobernaba á Badajoz un soldado bizarrísimo, ambicionando emular con los Palafox y Alvarez en empresas tan arriesgadas y gloriosas como las on que aquellos héroes habían logrado la inmortalidad para sus nombres Cadeta desde su mas tierna edad, había asistido á la campaña del Rosellón, donde, como antes en Ceuta y después en la de la Independencia, prestó servicios que

hubieron de merecerle ascensos tan rápidos que á los 44 años era manscal de campo, general de una división y gobernador de Badajoz. Le hemos citado varias veces en esta historia, ya como jefe de Campo Maior en Bailén y sosteniendo la retirada del ejército del Centro en Bubierca, ya en las operaciones del Duque de Alburquerque, quien prefinó se retirase con su di visión al Guadiana á que le signiera á Cádiz, uno de los arrangues más felices en su libertadora expedición, para no dejar luego completamente expeditas á los franceses su entrada en Extremadura y la conquista de la importante fortaleza en cuyo sitio nos estamos ahora ocupando. Eso que, como hijo de Cádiz, desearia contribuir con Alburquerque á la libertad de su ciudad natal; participando así de la gloria que la nación entonces y la historia después han reconocido á tan hazañosa jornada. ¿Cómo había de prever la también perdurable que iba á a canzar en el nuevo puesto que así le señalaban sus destinos?

Acabada tan rápida y felizmento la conquista de Ejéro Olivenza, el mariscal Soult so dirigió á Badajoz primero y, ya lo hemos indicado, quizás único objetivo de su forzada expedición á la cuenca del Guadiana. Llevaba dos divisiones de infantería con poco más de 11.000 hombres, una de caballería con cerca de 4.000, unos 1.300 artilleros con 54 piezas de batalla y sitio, y 700 ingenieros; total 18.000 hombres en números redondos, de los que 5 000 de á caballo (1).

Siendo tan corta la distancia desde Olivenza, el

- - Google

и па е н.н. ДРГ В БР

Ejército si-

<sup>(1)</sup> En el spéndice n o 7 pueden verse los estados más ó menos oficiales de ambos ejércitos y de la guarnición de Badajos.

mariscal Soult con Mortier y todas las tropas, exceptuando unos 500 hombres que dejó de guarnición en la plaza recientemente ocupada, se presentaba el 26 de enero de 1811 frente á la de Badajoz, cuyo cerco sobre la izquierda del Guadiana completólos días 27 y 28. El cuartel general se atuó agua arriba del Guadiana y de su confluencia con el Gévora, donde se echarou una barca de paso guarecido por una pequeña cabeza de puente y algún bote llevado de Sevilla, y el del 5.º cuerpo en la altura ó cerro del Viento, para dominar el asiento do la plaza y las comunicaciones con Andalucia y Olivenza observando además las avenidas de Elvas y Campo Maior en la margen derecha de aquel río por bajo de la plaza.

Esta, en cambio, se preparó á la defensa con la esperanza de un feliz resultado; confiando, no sólo en el valor de la guarnición y en la ayuda que podría prestarle el ejército, aquier poco númeroso, de accorro que vela inmediato, sino que también en que Lord Wellington les enviaria entonces fuerzas y las de aquel ejército que con Romana se le había incorporado en las líneas de Torres-Vedras. Bien podía hacer.o desde que, retrocediendo Massena 4 las posiciones, que describimos, entre Santarem y el camino de Combra próximo al mar, no era ya de temer de los franceses una acción sobre Lisboa que todo el mundo podía ya considerar como fracasada. Si no todas, se hallaban en marcha y próximas á unirse á Mendizábal algunas de aquellas últimas fuerzas, sin su jefe, empero, que la desgracia de España, irreparable en esta caso, le arrebató cuando más necesarios se habían hecho sus servicios.

Primeras

Soult señaló el fuerte de Pardaleras como primer objetivo de las operaciones del sitio, porque, aun operaciones siendo más fácil el ataque de la plaza por los baluartes próximos al Guadiana, en los dos lados podían las obras ser impunemente hostilizadas desde la orilla derecha y ser cogidas de revés. Pardaleras ofrecia además la ventaja de flanquear casi todo el recinto desde el Ribillas al Guadiana inferior por lo saliente y adelantado de su emplazamiento, y su ataque la de poderlo sostener fácilmente desde los altos del Viento y de San Miguel que hizo, repetimos, base de sus más importantes operaciones. La noche, pues, del 28 al 29, comen zó sobre la derecha y á 500 metros de Pardaleras la construcción de una gran batería de seis cañones y cuatro morteros, destinada á batir de revés la gola del fuerte de la Picuriña. Al mismo tiempo se estableció en el cerro del Viento otra bateria de seis piezas y en lo alto de San Miguel una grande obra con dos batenas de tres piezas cada una de las que, aun cuando muy distantes, debían apoyar la derecha del futuro ataque á Pardaleras. Nuestros cazadores, saliendo del camino cubierto, trataron de estorbar estos trabajos, pero los del enemigo, abrigados en zanjas y pozos que abrieron á vanguardia de los zapadores, los contuvieton ya que no lograron batirlos. Tan fué así, que á las diez de la mañana del día 29 verificaron los nuestros una salida sobre la bateria nombrada en primer lugar, en la que, aun abierta en roca, habían los franceses conseguido cubrirse, retirándose al llegar á ella por encontrarla guarnecida de saficientes fuerzas enemigas. Con eso, los sitiadores pudieron continuar la noche siguiente sus trabajos hasta dejarlos, puede de

cirse, que terminados con su entrega á los artilleros que procedieron inmediatamente al armamento de las baterías.

Entretante se refifa en la derecha del Guadiana una acción que debió presagiar las más felices consecuencias. Gran parte de la caballería francesa había cruzado el Guadiana y luego el Gévora con el objeto de observar la hispano-portuguesa que Soult tuvo noticia. haber llegado á Elvas á vanguardia de las divisiones La Carrera y Virues que desde las inmediaciones de Lishoa acudian en socorro de Badajoz. Al conocerse en Portugal la expedición de Soult á Extremadura y con ol temor de que se dirigiera contra Olivenza y Badajoz, el marqués de la Romana dispuso, que sus dos divisiones, las de O'Donnell y La Carrera, se encaminaran al Guadiana, las cuales, con efecto, emprendieron la marcha el 20 de enero. Pero una vez rendida Olivenza, acometió al general Mendizábal la duda de si los franceses continuarian sus operaciones sobre Badajoz ó, cruzando el Guadiana por Jurumenha, se interuarian en Portugal para reunires á Massona, según era de suponer si el duque de Dalmacia secundaba los planes, no ignorados, de Napoleón. En esa duda, Mendizábal ordené á O'Donnell y Carrera se detuyieran se su marcha a caperar sus instrucciones para continuar, en el segundo caso, cooperando á la acción de Wellington en las márgenes del Tajo, é seguir rápidamente, en el primero, al socorro de Badajoz. En esos días, como luego veremos, muno Romana, y Wellington, que conocía perfeciamente sus planes, creyó, para mejor secundarlos, deber entenderes directamente cou aquellos generales, no fuera, de otro modo, á perderse

E BARRET P. R

un tiempo, precioso en tales circunstancias. Les recomendó, pues, que sus divisiones se establecieran en el camino, de modo que pudieran atender á los dos supuestos de Mendizabal; la de Carrera en Monte Môr o Novo y la de O'Donnell en Vendas Novas. En esas posiciones deberían esperar las órdenes de su general en jete, retirándose á Aldea Gallega si, con efecto, el enem go cruzaba el Guadiana para invadir Portugal. A la vez escribió á Mendizábal, así para hacerle cono cer esas disposiciones como para manifestarle la imposibilidad de enviar e más caballería que la de Madden y recordarle, en suma, la conveniencia de seguir los consejos dirigidos al marques de la Romana en el Memorandum de que hemos dado ya noticia para la mejor defensa de Olivenza y Badajoz.

Cenecido, por fin, el proyecto de Soult centra esta filma plaza, las divisiones españolas de Portugal continuaron su marcha à Elvas, adonde llegaban el 29 de enero à las ordenes del general D. José Virues que tomó el mando de ellas en Estremoz por haberse dado otro à O'Donnell en Cataluña. Al mismo tiempo se los unieron en la plaza portuguesa la caballería española de D Fernando Butrón y la que regía el inglés Madden, que fué la que representó el primer papel en la función á que nos hemos referido al anunciar el reconocimiento hecho por los sitiadores de Badajoz en la derecha del Guadiana (1) Cerca de la plaza portuguesa los jinetes franceses fueron rechazados, y el gobernador de Badajoz, al oir el continuado fuego que

<sup>&#</sup>x27;i) Le fuerza de Madden ascendia à la de 972 caballos perteneciantes à los regimientes portugueses números 3, 5 y 8 del arma

se hacía por aquella parte, destacó al teniente coronel Soto para que con los pocos caballos de que podía duponerse observara á los enemigos y aun escaramucease con ellos. Hízolo así Soto y con bravura y felicidad, aunque sin todo el resultado apetecido; pero lo consiguió, ya lo hemos indicado, la caballería aliada que, ayudada de la miantería de las referidas divisiones, rechazó á la francesa junto al Caya, haciéndola repasar, primero el Gévora y luego el Guadiana mismo, en cuya margen izquierda volvió á reconcentrarse.

Primeras miidas de la plasa.

Los sitiadores continuaron, el 30 sus obras comenzando la paralela al frente y á 180 metros de Pardaleras Los sitiados para estorbarlas hicioron una salda que dirigió el coronel de voluntarios catalanes Don Juan Bassocourt, partiendo del mencionado fuerte, 🕹 mismo tiempo que otros 200 hombres de Sevilla lo vemicaban deede la Picumia con el capitán Igarriza i su cabeza. El ataque fué violento, los nuestros arrojaron de sus trinchoras á los enemigos; pero, refersados éstes, hubieron aquellos de volver á los fuertes de que habían salido. Sin embargo, horas después otra salida ofreció ya caracteres más graves y decisivos. Serían las tres de la tarde cuando Bassecourt con 600 hombres, dos piezas de campaña y algunos caballos se lanzó sobre las obras enemigas más próximas á Pardaleras y las del Viento (1) La paralela del centro fué asaltada con 🕨 mayor energia; los granadoros franceses que la custe-

<sup>(</sup>i) En el estado de fuersa se habrá observado que las babía de caballería, pero desmentada. Para la salida á que nos estamos refiriendo montaron caballos de los palsanos de la ciudad y de jefes á eficiales de los demás cuerpos do la graznición.

diaban hubieron de abandonaria á pesar de estar ayudados en la defensa por los trabajadores, todos ellos armados Pero después de un combate sumamente encamizado con un batallón de infantería y cuatro compañías de zapadores con que acudió el general Girard en socorro de los suyos, los nuestros cedieron la trinchera y se retiraron á Pardaleras con graves pérdidas y la irreparable del heróico Bassecourt, muerto en lo más recio del combate.

Los jinetes españoles ganaron al galope la altura del Viento, en cuyas obras el comandante de ingenieros Cazin y el capitán Valusot trataron de defenderse, pero muerto el primero y herido gravemente el segundo, sus gentes se pusieron en huida hasta que, reforzadas sobradamente, lograron rechazar á los españoles que, como sus camaradas los infantes, se acogieron también á la plaza (1).

El sistema de las salidas sobre las obras de los situadores será siempre el más oficaz para la defensa, pero usado con fuerzas más numerosas, con las suficientes para mantenerse en las trincheras asaltadas el tiempo necesario para destruirlas. Y en Badajoz no faltaban

raiserly Google

HARY P A FR Y

<sup>(1)</sup> El Diario de Menacho dicer rEl enemigo fué completamente arrollado, desa ojado y perseguido Su pérdida debe haber eldo terrible, porque el fuego jamás daxó de ser mortifem; la nuestra podrá calcularse en 50 hombres, entre eslos mu chos oficiales heridos, y lo más sensible de todo ha sido la muerte del coronel D. Juan Baseccourt, que mandaba la acción, que imposo tanto a los enemigos, pues tardaron poco en reformar á los suyos con unos 2.500 á 3 000 infantes.

Belmás eclo confiesa la pérdida de 9 muertos y 49 heridos en la Paraleia. Se conoce que echaron pronto á correr. En la altura del Viento no cuenta las bajas, solo recuerda la de los ingenieros citados, á pesar de haber dicho que los franceses firent des prodiges de valeur pour repousser les assaillants; mais, accables par le nombre, uls succombérent

tropas, ya lo hemos dicho, las que, puestas en acción el 31 de enero, hubieran podido detener, por lo menos, mucho tiempo al enemigo en su ataque á la plaza. ¿Por que Menacho en aquel día, en que por mucha gente que lanzara al campo no debía abrigar ningún temos respecto á los fuertes, no verificó la salida con más fuerzas que quizás hubieran exigido la concentración de todas ó la mayor parte de las francesia?

Luego demostraremos que este juicio no es del todo aventurado.

Era costumbre entre los franceses, costumbre de quo parece verdaderamente extraño no desistieran en España, comenzar los sitios bombardeando. Así creían imponer à les habitantes de cuya actitud esperaban dependía la defensa de nuestras plazas. En esa confianza, una de las primeras baterías que montaron después de la salida á que acabamos de referimos, era de morteros, y en las noches del 1 ° y 2 de febrero armaron otras des de morteres y obuses. Si no rempieron el fuego hasta el 3, fué por haberlo imped do las torren ciales lluvias que cuían en aquéllos y exigieron el desagüe preliminar de todas las obras ya construídas ó on construcción. Pudo también contribuir á éso otra salida de los sitiados, pero se hizo con fuerza tan exigua que no tardó en volver á la plaza. Es verdad que los situadores recibían en aquellos momentos el considerable refuerzo de la división Gazán, tan considerable que, al decir de Belmas, «reanimó al ejército inspirandole la esperansa de ver el sitio en vías de una ejecución vigorosa » Ocasión, pues, más desfavorable para otra salida no podía presentarse; y la de la tarde de aquel mismo día 3, ejecutada por

el camino de Valverde con los infantes y por el de Olivenza con los finetes, si afortunada en su arranque, irresistible al parecer en todas ellas, encontró fuerzas de todas armas para obligarla á retirarse, azotada por la artillería do todas las baterías ya montadas per los franceses.

El bombardeo no causó estragos en la ciudad sun Bombardeo drigido, como iba, contra a catedral y los almacenes de pólvora, ni, por más que digan otra cosa los cronistas franceses, impuso a los habitantes que entonces, como antes y después, mostraron el patriotismo más elevado y una generosidad para con las tropas de la guarnición de que ofrece pocos ejemplos la historia. La plaza estaba poco abastecida, en la confianza de conservar libres las comunicaciones con la derecha del Guadiana; pero el vecindario franqueaba, esta es la expresión de Mendizábal, cuantos auxilios podía para la tropa, al mismo tiempo que la ayudaba en sus trabajos sin arredrarse por los estragos que pudieran producir las bombas (1).

Las salidas de la plaza servián á los sitadores de gula en sus trabajos, ya que no para la marcha túcni-

i, Con eso y con haber nuestra caballería de Elvas despeisdo de enemigos is vía de Portugal en el Caya. Menacho podia decir en su relación del día 4. «La subsistencia se encuentra en abundancia, y al los molinos no estuviesen aguados (por la inundación sin duda), habría pan de sobra, pues el vecindario todo lo ha franqueado »

La comunicación con Elvas y Campo-Maior, permitió que el día 6 entrara en Badajoz un convoy con 10.000 raciones de galleta.

El número de las hombas arrojadas por los franceses las noches del 8 y el 4 fué de 114, 34 en la primera y 80 en la seguads. Y lo que sucede casi siempre en los bombardeos más imponentes que poligrosos, las víctimas fueron solo una ó dos.

es del ataque, si para completar el bloqueo carrando las vias por donde intentaran los españoles remperio en la izquierda del Guadiana. Así es que emprendieron inmediatamente después de la salida del 3 la construcción de dos baterias y un gran atrincheramiento para carrar los caminos de Valverde y Olivenza. Demasiado comprendía Soult que, batada su caballería en la derecha del Guadiana y puostas en comunicación las diviriones españolas de Fivas con la plaza, se hacía necemario estorbar la salida de fuerzas considerables que puzieran en peligro las obras de artio ya hechas y hasta la permanencia de su ejército al frente de la plaza De modo que el día 6 había construidas ó en construcción, ya muy adelantada á pesar de las lluvias que no cesaban y del fuego de la plaza que nunca se interrumpia, hasta once baterias; unas contra Pardalerea y La Picurina, ya para el ataque directo del primere de estos fuertes, ya para batirlos de rebote sobre sus fiances, y etras para apoyar la paralela é cubrirlas trincheras de las salidas de los atiados (1). A talpunto se llevé en esté último la precaución, que essa baterias que podríamos llamas de apoyo, fueron cerra-

Los ingeniuros, Seimás por ejemplo, siempro las discon é ennouse por sus números, estableciendo así, puede declas, su árden eronológico

Lamare las señala en su magnifico plano con las letres mayánculas del alfabeto.

<sup>(1)</sup> Los franceses, siempre aficionados é dar carácter de originalidad a sus cosas, municipalitad en el sitio de Badajos las baterias con los nombres de los institutos que tomaban parte en el sitio, aiquier no tuvieran éstos conexion con las obras é que es les aplicaban. Ast, por ejempio, la bateria primera levantada contra La Picurida, se llamaba de Granderos, la más a ansada sobre Pardaleras, de Caraltacros, y seguian las de Voltigeurs, Occaderos, Zapadoros, Minadores, Grangeira, Hussires, Artilleros, Funtieros, Dragenes, etc., etc.

E AN ARE F

das por sus golas, constituyéndolas en verdaderos reductos de seguridad, uno de los cuales se levantó en el camino de Talavera, con el objeto, decian los ingenieros franceses, de apoyar la linea de contravalación que debía construirse por aquel lado. ¿Se quiere mayor prueba de los eficacísimos resultados que debían esperarse de las salidas de la plaza en las circumstancias, sobre todo, en que se hallaba la de Badajoz?

Sí; aun puede darse otra, la de la salida del día 7, Salidadel 7 que hubiera resultado una importante victoria sin el de febrero. lamentable descuido en que se cayó de no llevar en las primeras columnas de ataque artilleros destinados a inutilizar las piezas de los reductos enemigos.

Puestas ya las divisiones procedentes de Portugal & las puertas de Badajoz, se formaron dos columnas que deberian salir de las de la Trin.dad y el rastrillo de San Vicente. La segunda de aquellas columnas, compuesta de una muy corta inerza de infantería y la caballería portuguesa de Madden, debía amenazar la altura y trincheras del Viento; y la primera en que formaban sobre 5.000 infantes y la caballería española, se dirigió á asaltar los tres fuertes franceses más prózamos y las alturas de San Miguel y el Almendro, cuyas obras, ya le hemos dicho, servían de apoyo á aquéllos. Como encaminado el ataque de, corro del Viento á llamar la atención tan sólo del sitiador y obligarle á reunir fuerzas para rechazarlo, no ofreció grandes peripecias ni produjo resultados de importancia en una n. otra parte de los contendientes. La salida por la puerta de la Trin.dad al apoyo de La Picuriña y San Roque, tavo ya los caracteres casi de una acción campal, tan enérgicos é insistentes fueron los ataques de las cuatro

columnas en que form.ó nuestra infantería, tan eficaz el ayuda de nuestros jinetes y tan nutrido y acertado el fuego con que los apoyó la artillería de la plaza desde los fuertes y baluartes de aquella parte de su recinto (1).

Las cuatro columnas marcharon en escalones sobre los puestos enemigos, la osas fuerte de Tinoco cayó inmediatamente en su poder y momentos después las batorias de San Miguel y el Almendro, conccidas entre los franceces por sus números 1, 2 y 9, eran asaltadas á la bayoneta, sin disparar un tiro á pesar del horroroso fuego que de elias se hacia [2] Pero ocupadas tan valigatemente las baterias se hacia necesario inutilizar las piezas con que estaben armedas; y he shi que no parecen los artilleros que debian clavarlas y que a duras penas se logra romper el montajo de una de ellas cuando acuden los enemigos reforzados por numerosas tropas regidas por el general Girard, Cinco batallones atacan á los nuestros de frente mientras otros, mandados por los coroneles Velland y Chamereaux, y una batería á caballo los opri-

Belmás dice que mandaba estas fuerzas el general la Cerrera, No, las mandó D. Carlos España, brigadier entoces

<sup>(2</sup> Belmis dice: «Les Espagnols, qui dé, a s'étaient formés en quatre colonnes par échelons en avant de la lamet e de Picarina, atlaquèrent les redoutes nûms. 1, 2 et 9 avec une vivacité telle que les troupes qui les défendaient furent contraintes de les abandonner. Le capitaine d'artiflérie Cazenu, le capitaine Lemut du quarantième, et le lieutenant de espeure firechos, y furent tués. s

Por su lado escribis Mendisábel «El brigadies España à la cabeza de su div sión y otros batallones, avassó arma à discreción en des columnas, sin disparar fosil. A la bataria del cerro de San Miguel que está à tiro de cañón de la plaza, y tomá la trinchera por asalto, despreciando el fuego de cañón y fusir de la batería, y el que le hacian de bala rasa y de gunada por los fiancos »

men de flanco, maniobra que les valió recuperar los fuertes. No desmayaron por esc los nuestros, sino que, sechazados y todo, volvieron à la carga con el mismo brio de antes y sin perder la esperanza de vencer de nuevo. Poro la situación había cambiado completamente, y como no habían sido inutilizadas las piezas de las baterías, con ellas mismas arrojaron los franceses una lluvia terrible de sus proyectiles sobre los asaltantes (1).

Resultado: que la salida no produjo el importantísimo que de ella se esperaba, y si el más triste aún de que no se obtuvo por falta de orden para el ataque, por no lievar á la mano, como díjimos, el material necesano para deshacer la artillería enemiga, y por la falta táctica de no apoyar el ataque con fuertes reservas que lo secundaran y, en caso preciso, renovasen el combate en condiciones eficaces. Cerca de 10 000 hombres tenía ya Mendizába, en el cuerpo de ejército de socorro. Si hubiera echado en la balanza de aquel Importantisimo combate el peso de 5 ó 6 000 hombres más, no hubiera sido d fícil escarmentar á los franceses y hacerles levantar el sitio. Schipeler explica eso perfectamente, aun con su especial laconismo «Los españoles, dice, formando de nuevo sin reserva, volvieron á tomar las baterías en un segundo ataque. En ese tiempo los franceses recibieron el refuerzo de dos

<sup>(1)</sup> Los historiadores franceses suponen que las columnas españoias hevaban reserva, á cuyo favor debiaron poder vetificar squella resección. No es cierto, fué la constancia militar de nuestros compatriotas, la conflansa en que lban y las exhoriaciones de sue jefes y oficiales la causa de aquel nuevo empuje; que de habor llevado reservas, no habrían quitás perdido su conquieta.

batallones, muchos otros estaban en marcha y cuando se roplegaron los españoles el enemigo rompió otra vez un fuego mortífero con la artiflería que halió intactas (1).

Las pérdidas de un lado y otro fueron considerablos. Los franceses dicou que las suyas consistieron en 54 muortos y 362 neridos. Menacho, las haco olevare à 600 entre unos y otros y 15 prisioneros. Las de los ospañolos, dico que no puoden comparasse con las del enem go. El historador aleman asegura que fueroa de 650, y do 400 las que tuvieron los franceses (2).

Reconoci miento en la Guidiana

Aquella accion preocupó indadablemente á rihaderacha dal dorsa y situados, compren hondo aquellos que alguna de tantas salidas podras por or on pe igro su empresa si se hacia con toda la fuerza posible é mayor habilidad, y los españoles la prec sión de impedir el acceso. del enomigo a su punto de ataque, va que no lograbar escarmenta lo por la gran distancia, sin duda, que debian recorrer en sus sal das, distancia que le deba

 Entre los nuestros fueron ligaramiente heridos España y en segundo Benedicto, pero gravemente el cerenel de lageaieros Fuentepita que por fortuna curé largo.

'n

þ

<sup>(1)</sup> El general Lamare, comandante de Ingenieros silly de cuya relación del sitto han to ando las suyas los historiadoren francescu, ci er «Men Uzába, debió no dejar sino 6.900 combattentes ou la piaza, mauteuer el campo con las demas tropas suyas en la momerda des cuadrana, damar á sel á Ba-Resteros, que manda sa 3 ó 4 000 hombres, ocupar los desfisderon de la sierra y operar sobre ministra relaginardia para interrengar nuestra larea de o como ones con Sevida, Esta maniobra era tabio assi segura cuanto que la seperioridad numé en de aus fuerzas y los recursos e un podra es serar del pa riotiento de los I ab fantes le ofrecian las garantins pombies de exito. En esa a potesso, el caque de Dalmacia se inbiera vinto obliga lo a divinir nu pequeño ejercito y 🐧 envir un fuerte, destacan unto para contenerio di Sallesteros , y quimis, no sólo á n-a emir el siño de Endagos, nino hasta á rensiseinz del todo á in empresa s

tiempo para preparar la defensa de sus obras y posiciones. La escasez de municiones, por otro lado, del de los franceses des obligaba á no esforzar el bombardeo para hacerlo tan frecuente y eficaz como deseaban y era necesario, así como á marchar lentamente en sus obras de aproximación y ataque á las del situado de que se habían propuesto ir haciendose dueños. En ta situación, Soult pensó que mientras Badajoz padiera contar con un ejercito de socorro á sus puertas y la comunicación con Portugat y las plazas inmediatas, se haría imposible su conquista y se decidió á hacer un gran esfuerzo sobre la dol echa del Guadiana á fin de arrebatarnos tan importantes ventajas El día 9 tentan los franceses establecido el paso del río a unos ±000 metros agua arriba de la plaza en un grupo de slas cuyos canales disminuían el caudal do aguas, facultando asi su transito.

Cruzábase facilmente el primer canal, para ganar la segunda isla había establecida una gran barca, y algunas lanchas é botes, de los llevados de Sevilla, hacían también practicable el paso a la margen opuesta dondo trutaban de operar. Para mayor seguridad y para aumentar el transporte de tropas de todas armas, principalmente desde la segunda isla á lo que pudieramos llamar tierra firme, se prepararon puentes de caballetes en recimplazo de las anchas, y otra gran barca en el brazo mayor del rio por si no bastase la auterior para la magna operación que se proyectaba.

Pero aun inacabados esos trabajos por sus obreros marmos, aquel dia, el 9 anteriormente entado, lanza ron los franceses á la derecha del Guadiana unos 800 ciballos que en su arrogane a creerian suficientes para

ahorranes nuevas obras su mayores proporciones proyectadas y emprendidas. Esa musa de caballería cruzó
en seguida el Gévora y amenazaba cortar las comuni
caciones de Elvas y Campo-Maior cuando, comprendiendo Mendizábal el nesgo, hizo salir la caballería
suya hispano-portuguesa y alguna de las divisiones de
infantería, á cuya vista se retiraron los franceses á su
campo de la izquierda del Guadiana en espera, sin
duda, de ocasión mejor. Nuestra caballería, puesta en
seguimiento de la francesa, debió llegar hasta el punto
en que ésta había venficado el paso del Guadiana,
rotirándose luego, no sin que los poutoneros franceses
la saludasen con el fuego de sus carabinas (1)

Pérdida de Pardaleras,

Eso hizo comprender à los franceses la necesidad de trabajos más sólidos y amplios para el paso del Guadiana si el ejército habria de operar en la margen derecha, y mientras los ejecutaban, se dirigieron al ataque y ocupación del fuerte de Pardaloras. El día 11 tenían hechos todos sus preparativos, y á las cuatro de la tarde rompían el fuego sobre el fuerte con tal violencia que no fué posible à los de la plaza contrarrestarla, y tanto acierto que al poco tiempo quedaba in utilizada la artilleria toda que su é, se había montado.

<sup>(1)</sup> Lamare no dice una palabra sobre ésto; y Belmás, al recordar las obras que los franceces andaban ejecutando peri el paso del Guadiana, solo añade que los pontoneros hicieros una descarga á los españoles que se presentaron para recoso cerlas. Pero Mendisábal en sus partes y el Diario de Menacho, moy particularmente, mencionan aquella muniobra que, sins se tracujo en un hecho de armas, fué por haberlo rehaldo los franceses retirándose á sus anteriores posiciones. Tan urgente era para los españoles la operación cuanto importante pueste que aquella misma tarde recibió sei la plasa un gran convey de viveres salido de Campo Maior, y la suma nada menus que de dos millones de reales que se hallaban detenidos en Elvas.

Preparado así el asalto, ya que no por labrecha, que no estaba practicable, ejecutáronlo los franceses con un gelpe de mano que los defensores por una torpeza, por un descuido que sólo tiene su semejante et, el de no llevar á mano cuatro dias antes los medios de clavar la artillería de San Miguel y el Almendro hicieron posible y del fel z resultado á que aspiraban los enemigos.

Estos organizaron, de noche ya, dos columnas de unos 800 hombres, infantes y zapadores, en la paralela; y, saliendo de ella á las nueve, tomaron la dirección de la capital del fuerte hasta la cresta del angulo saliente del camino cubierto. Allí, y siempre en el mayor silencio y vahéndose de la profunda obscuridad que remaba, se dividieron, partiendo una por la derecha y otra por la izquierda en busca de la gola del fuerte que sabían estaba tan sólo cerrada con una valla de madera La columna de la derecha perdió el tino y, en vez de correrse alrededor del glacis, cayó en la plaza de armas entrante de la cortina, y hallándola desierta destendió al foso por la escalendia de comunicación. Y qué desgracia! mejor dicho ¡qué abandono! ,qué fatalidad!: la poterna que daba acceso al interior del fuerte junto al ángulo flanqueado se encontra ba entreabierta, sin centinela ni vigilante alguno (2). El capitán de zapadores que dirigía la columna penetró por aquella puerta que ya bajaba á cerrar un oficial de la guarnición á quien hirió, y seguido de su fuerza, logró

Las autoridades de la plaza nada comunicaron sobre eso.

daquelle dics Lamare, par une imprévoyance extrême,
 rétait fermée que par un simple rang de palisandes »
 Sothépaler dice que habia en el foso un oficial que sor-

prendido y amedrentado denuació la poterna.

subir al parapeto de dende a los poces momentes daba en señal de triunfo y como aviso á sus camaradas de fuera el grito de ¡Vivo l'empereur!

La columna de la inquierda siguió el rumbo que se le había señalado y, llegando á la gola del fuerte, la hizo destruir con las hachas que llevaban los zapadores, quienes no tavieron que esforzarse mucho, pues la guarnición se había ya salido, abandonándoles así Pardaleras para refugiarse en la plaza.

Gravo pérdida ora la de aquel cuerpo avanzado de la plaza, y, sin embargo, el General Menacho decia en su diario lo siguiente: «Los ene nigos en la toma de Pardaleras oncontraron su ruma, pues al ser de dia les cinco cañones que se montaron en la cortina del Pilar, rempieron un fuego terrible que desbarató la mayor parte del fi erte, é introduxo la muerte en los enemigos, en términos que no se atrevió à presentarse por aquella parte, y con dicho motivo arrojaron à la plaza 34 bombas y muelios tiros de cañon y obús.»

Es verdad, y los cronistas franceses confirman la acoveración del gobornador de Badajoz manifestando que ni el dia 12 m en varios de los siguientes lograron formar un establecimiento inedianamente sólido en Pardaleras, que quedé reducido 4 un montón de escombros. Ese que el entonces comandante Lamare el ocupó toda la noche en prepararlo con materiales aprovechados del mismo fuerte y con las fajinas que también habian llevado los nealtantes (1). Sería tarea in terminable la da ir describiendo los trabajos que du

<sup>(1)</sup> Dice Belmás: «En menos de dos días, el fuerte de Par daleras, constantemente batido por la plaza, no presento más que un montón de escombros.»

por dia iban ejecutando los franceses para crear en Pardaleras un puesto de donde partir a, ataque de les baluartes de Santiago y San Juan on aquel fronto de la plaza. Si fueramos a comunicar á nuestros lectores los dates, ya que no de otros, los de Lamaro en su extenso trabajo historico de los intentos ; or inucho tiempo in fructuo-os que él mismo quiso i ovar á la prácti a en aquela ocasion que tanta honra le proporcione entre sus compatriotas, no hariamos sino alargar inconsideradamente el nuestro sin el fruto á quo debo aspirarse en los de su naturaleza. Baste decir que todos esos mtentos del célebre ingeniero frances fracasaron ante la energia de los situdos y la habilidad de los artifleros que serviain el mamero considerable de paezas que Mebacho hizo emplazar en los baluartes y las cortinas de aque, frente después del dia 23, en que ya no cupo duda de lo mutil y peligroso de tal prayecto, los traba-108 de aquel ataque cer tral, tomaron etro rumbo prescindiendo de Pardaleras para a su abrigo, eso sí, constrair, con o luego veremos, por sus flancos los rama .es de trinchera, y• las batchias que condujesen a, ataque del cuerpo de la plaza.

No contribuyo poco tan energica y feliz defensa a que el manical Soult persist ora en el pensamiento ce privar á la guarnición de Badajoz del encaz apoyo que la prestaba el ejército español desde las alturas de San Custobal, aj eyo material tomando parte activa en la defensa de la plaza y en sus salldas, moral sobre todo, por lo que de el podía esperarse y por las comunicaciones que mantenia expeditas con la derecha del Guadiana.

El maniscal Soult iba a empronder una operación Batalla del Gévera.

do las más temerarias que registra la historia de la guerra. Caba el acometerla y con éxito probable cuando 🕶 cuenta con un ejército que pueda etender á todas las contingencias que de ella se deriven, cuando por lo menos las localidades, queremos decir, los acudentes del terreno en que se opere no sirvan de obstáculo á la unión inmediata de todas las partes de la fuerza y à las combinaciones rápidas nacesariamente para que no se interrumpa la acción uniforme y homogenea á que se destinan. Pero cuando, como en el caso á que varnos á referirnos, no puede mantenerse esa unión y, al monos por un especio de tiempo considerable, han de sufrir essa combinaciones entorpecimientos muy difíciles de evitar é corregir, es una verdadera temeridad el arrostrar los peligros que entraña una acción en tales condiciones empresidida. Y, sin embargo, el duque de Dalmacia los arrestró y con resultados que sólo pueden prometerse ante torpezas como las que en ten selemne ocasion cometieron el bravo general Mendizábal y el por tantos otros conceptos ilustre gobernador en aquellos días de la plaza de Badajoz. Se comprende perfectamente al reconocimiento é, si se quiere, el golpe de mano intentado el día 9 por la caballería francesa en la derecha del Guadiana. Nada perdia la causa del situador con su fracaso y ganaba el distraez la atención de las tropas españolas de su principal objeto, el de la defensa de la plaza, hacia sus comunicaciones y la seguridad de su campo de San Cristóbal, donde, fuertemente establecido, nada tenía que temer en ninguna de estas imprescindibles atenciones.

Porque sabomos perfectamente que major qua en aquella posición, sun excelente como es, se defendía é

Radajoz maniobrando sobre los flancos y retaguardia de los situadores, interceptando sus comunicaciones con Sevilla y amenazándoles noche y día con caer sobre ellos al tiempo de cualquiera salida de los de la plaza. Mas hay que contar con tropas muy maniobreras y con un genoral tan hábil como emprendedor. Por éso, sin duda y como antes hemos dicho, aconsejaría Wellington el establecimiento del campo de San Cristóbal ó de Santa Engracia, como también le llamaban muchos por una ermita próxima dedicada al culto de la egregia virgen y que debía quedar dentro del porímetro de las fortificaciones con que se reforzara aquella culminante posición. El general británico no pensaría en las maniobras à que acabamos de aludir, bien por no entrar en su sistema de guerra eminentemente defensivo, bien por, como aseguraba él en todas sus correspondencias y recuerdan sus admiradores, no inspirarle confianza las tropas españolas (1). Pero sea de eso lo Posición de que quiera, no cabe duda de que Mendizábal debió <sup>San Cristébal</sup> fortificar la posición cuya derecha, mirando á España, quedaba asegurada con el fuerte de San Cristobal, cu-

 Escribía à Lord Liverpool el 2 de febrero de aquel año: Los varios sucesos de la guerra ce habrán hecho ver que no puede echarse ningun cálculo sobre las operaciones en que hayan de tomar parte las tropas españolas »

Esta es una de lantas pruebas como dió Wellington de la predilección que siempre le mereció el marqués de la Romana

Eso de que falte la injuria en los labios ó la pluma de Wellington al tratarse de los españoles, es una quimera siempre receloso de que el mundo y la historia, pudieran atributries el grandioso áxito de la guerra. Hay, sin embargo, que concedarle en este caso la generosidad de atribuir á Romana el proyecto de que se fortificara la posición de San Cristobal. En su despacho de 9 de febrero á Liverpool dice «El general Mendiza-bal no ha adoptado el plan que la trazó La Romana antes de morir y que aseguraba la comunicación con E.vas antes de que las tropas fueran lansadas sobre la inquierda del Guadiana.»

yos centro é izquierda lo serían haciendo algunas obras, siquier de campaña, en derredor de Santa Engracia y estableciéndose sólidamente en el corro de la Atalaya, puestos apoyados aunque de lejos por Elvas y Campo-Maior, y cuyo frente, en fin, pudo prepararse holgadamente para oponer una enérgica y feliz resistencia al paso del Gévera por los enemigos que lo acometiesen.

Ataque de los franceses

Los franceses no cesaron en su trabajo de lacer practical le el paso de. Guadiana para un cuerpo considerable de tropus hesta el día 18 de febrero, en cuya noche empezaron à llevar artillería y varios regimientos à la orilla derecha. Mortier, à quien Soult confié la dirección de aquellas operaciones, tenía así en la manata del 19 fuera ya de la cabeza de puente acabada de construir, 9 batallones de infantería, 13 escuadrones 12 piezas de artilloría con varias compañías de esta arma, una de ingenieros y etra de obreros de la marina.

La infantería formó una gran columna en dirección al puente del Gévora, llevando á su flanco ixquierdo à los zapadores y algo detras de éstos la artilloría. La caballería, parte de la que se hallaba establecida de días antes en Montijo, acudió á la cita, y se formó sobre la derecha de la columna, extendiéndose, además, por el terreno inmediato, mientras otra parte, la de recerva, que cruzó el Guadiana por un vado, se dirigio rápidamente aun más á la derecha á interceptar el camino de Badajos á Campo Maior

Estos movimientos no fueron vistos por los españoles á causa de una niebla espasísima que los encubriohasta más de las ocho de la mañana en que el sel logró romperla. De modo que el 2.º de húsares franceses,

que iba descubriendo, pudo caor sobre las avanzadas españolas establecidas en la derecha del Gévera, mientras la infantería de vanguardia lo hacía sobre las inmediatas al puente. Con haber sido éste roto días antes, aguardaba sin duda Mendizábal que los enemigos no intentarian el golpe de mano de que en tal momenmera objeto el ejército de su mando. Como el Guadiaua, cuyas aguas habían decrecido á punto de hacerse su caudal el ordinario, había el Gévora reducidose al euguo que permitía su tránsito por varios puntos. Así, en tanto que la caballería francesa podía, por lo rápido de sus movimientos, remontar el río hasta flanquear la pencion española en su ala inquierda, la infantería aprovechaba un vado que existia agua abajo del puente para ganar la altura de San Cristóbal é interponerse entre este fuerte y el resto de nuestra posición. Porque los franceses habían observado que, al cañonear el 13 con piezas do grande alcance aquellas alturas, nuestros compatriotas eludieron el fuego dejando un claro considerable hacia Santa Engracia, elaro al que, rantenido el 19 por aquel mismo violento fuego de su artillería, se dirigirían inmediatamente que hubieran franqueado la comiente del Gévora (1).

Y con efecto, para cuando, vueltas de su sorpresa

<sup>.1)</sup> En el parte de Soult se dice «El general Bourgeat, comandante de la artilleria, recibió el día 18 orden de romper contra el campo enemigo el fuego de hombas y de granadas del diametro de 8 pulgades, desparándolas por encima de la ciudad y del fuerte de San Cristóbal á fin de obligar á las tropas que se hallaban en aquel campo á alejarse de allí, y á situarse fuera del alcance de los fuegos del fuerte. Esta operación salió perfectamente, pues los españoles recogieron al mediodía sus tendas y las colocaron á 1.200 toesas más adelante estableciendo un nuevo campamento.»

las tropas españolas, trataban apresuradamente de formaz en lo alto de su posición, los franceses, por entre los que iban Soult y Mortier dirigiéndoles, animandoles con el recuerdo de sus triunfos y con la solomnidad de la ocazión en que se hallaban, babían salvado el Gévon. y disponfanse a asaltarla (1). Eran, repetimos, las ocho de la mañana cuando se disipó la niebla que dejó verá los españoles el peligro de su situación y pudieron romper el fuego sobre las tres columnas enemigas que las acometían, fuego que, poco certero por el apresuramiento con que se había organizado y la extrema rapides con que aquellas se movían, no las impidió el acceso de la montana. Una de esas columnas, la de la izquierda, puesta á las órdenes del general Girard, valiéndose de todos los accidentes del terreno que va recorriendo para evitar la acción del castillo de San Cristóbal, trepa al desdichado claro de que venimos hace rato tratando, y una vez en él, despliega perpendicularmente y rompe el fuego sobre el flanco derecho de la línea epañola. Les otras dos columnas francesas, regidas por Mortier y el general Philippon, jefe de la brigada que las componía, y una batería ligera, se dirigen al centro español al tiempo mismo en que doce escuadrones de los de Latour-Maubourg, que ya hemos dicho avanza-

<sup>(1)</sup> Encribe Lamare: «El general en jefa, queriendo animar todo con su presencia, recorría las flias de las diferentes armas recordaba à los oficiales y á los soldados su antiguo valor y ou éxitos que los habían llevado hasta las extremidades de la Poníasula, los vastos y hermosus países que habían atravesado el número de ciudades y de provincias que habían dejado á sus sepaldas después de sometidas á su poder, y afiadía, que otra victoria iba á asegurarles la conquista del principal baluarie de Extremadura así como que el menor revée les obigaría à volver à Andalucía.»

ban por la derecha, se lanzan a galope sobre nuestra extrema izquierda para, como la columna de Girard, flanquear la línea española, si no envolverla, para así destrurla de una vez y completamente.

Por mucha que fuera la priesa que se dieron los Derrota de españoles para formar su línea de batalla, no lograron los españoles establecerse en ella con la solidez que exigía el ataque impetueso y, sobre todo, imprevisto, de sus enemigos los franceses. La confianza que inspiraba á Mendizabal su posición, confianza que le había hecho descuidar el fortificarse debidamente, cual se lo habían aconsejado y prevenido Lord Wellington y Romana, le hizo también descuidar la vigilancia necesaria ante un sjército tan emprendedor como el regido por Soult, y á las deficiencias defensivas de su posición y á las orgánicas y de instrucción de las tropas que mandaba, bisoñas muchas, afiadió la indisculpable de no tenerlas apercibidas y convenientemente situadas aquel día.

Así es que, al coronar los franceses la meseta cuyos extremos ocupan el castillo de San Cristóbal, de
que se apartó para evitar el fuego de las baterías de sitio del enemigo, y el cerro de la Atalaya, y en cuya
parte central sólo había comenzadas las imperfectas
obras de la ermita de Santa Engracia, y al verse nuestras tropas fianquendas si no, como antes hemos dieno,
envueltas, no hallaron otro camino de salvación que
el de formar dos grandes cuadros que Mendizabal
creería tan afortunados como los de Alba de Tormes
Pero las condiciones eran muy distintas, y por mucho
valor que demostraron nuestros infantes, las armas de
que se vieron asaltados eran otras más eficaces. La ca-

c. . . Google

H R JAL V B

balloria hispano portuguosa no supo resistir las cargus de la imperial, mucho mas numerosa, ce veidad, y superformente regida, con lo que se entregó inmediatamente à una fuga sudisculpable (1). Y sua apeye les cuadros y azotados por la potente artillería enemiga que ganó la altura d la vez que los demas cuerpos franceses, tal fue la diligencia de sus oficiales, prontefueron rotos y dispersados cuantos puscaron en ellos su defensa y salvación. No faltaron cuerpos que se dis-Conducts tinguieran en tan apurado trance. El regimiento del

differ pos.

de algunos Roy que ya el 17 se había schalado por la impetuesdad de su ataque á las baterius enemigas, supo antes que rendires perecer casi todo en Santa Engracia. El de Toledo, en el cuadro que mandaba el general Virues, resuste valientemente las cargas de los dragones franceses hasta que, destrovado y em sus jefes y la mayor parte de los eficiales, se retira con muy corto número de soldados á la plaza portuguesa de

<sup>(1)</sup> Si no constara por otros conductos, nos lo hubieros becho saber los despachos de Wellington, ca uno de les cuales. el de 28 de aquel mismo mes à Lord Liverpeo,, le dice: «Sien to mucho tener que afiadir que la brigada de caballeria portuguesa no so an conducido mejor que las demás tropas. El bri- gadier-general Madden, biza cuanto pado por animarios a cargar, pero instilmente s

Eso si, si ing és tenta que selir aireso, ¿Per qué na him-

Madden lo que de Gabriel? lamare afiade, e la caballería portuguesa, mandada por al general ingres Afa Mes y un la cual servian varios oficiales de oeta nacion, se sobrecegió también de terror (fut également frappée de terrour) – abandonó á la infanteria y hnyó 4 toda

rienda hasta Elvas en busca de un refugio.» Soriang da Lua, por su lado, aun enando confices que huve ron los portugueses, lo atri mye 4 que, viéndose abandonados por la caballeria españoja, hubo de seguir su ejemblo, adando ne contas no intunigo, para evitar ner felta em postas:

D. Fornando Butrón, jelo de nucetra caballeria, pidió 4 🐠 Certes la formación de un consejo de guerra que jusque su conducts.

Estremoz. Cata uña, que tan feliz como enérgicamente asaltó las trancheras del Almendro el 7, tiene el 19 la misma triste suerte que Toledo, y apenas si su coronel Vives logra salvar un centenar de sus gentes. Victoria, semejante, al decir de un cronista, á un eón acosado por los cazadores, ve el cuadro en que forma mutilado por la artilleria francesa, y cuando por la voladura de uno de sus carros de municiones se encuentra indefenso, se abre paso con su coronel á la cabeza, herido y todo, por entre los enemigos y retira sus gloriosas reliquias, los hombres que le quedan y las banderas. Todos, sun embargo, todos ceden a los efectos de la sorpresa y a la celeridad y energía de los franceses, peones y jinetes, en aquella fatal jornada, y los que logran mantener algo mas el campo lo debeu al valor y al prestigio de sus generales, Virues, O Donnell y La Carrem, que hacen lo humanamente posible para neutralizar el yerro cometido por Mendizabal, peleando entre sus soldados y retirándose con ellos, á Elvas, Campo Maior ó Badajoz, según les fué Jable (1) Pero habo un regimiento que mereció por su conducta de aquel día un premio especial, tan gallarda aparecio a los ojos de sus camaradas y a la conademaion del gobierno español. El regimiento de La Union, conocido desde un año antes por el León de

Fe necesario que venga un extranjero y tan autorizado é diset e testigo presencial en aquella función de guerra, para und car la honra de aquellas tropas tan mancillada por nuestros inismos compatriotas.

a s 6 Gougle

Organ Huß QRC ik JAPA Te

i El mismo Lamare dice «Los españoles, viendose envertos y oprimidos de todas partes, adm rados de nuestras manxobras, se apresuran, con la confusión de todo ejército mal ejercitado, á formar dos grandes cuadros, cruzan las baymetas y sostienen el choque defendiéndose vallentemente. »

San Payo, y mandado por D Pabio Morillo, el felir negociador de la reconquista de Vigo, disputó por largo tiempo à Chrard el cerro de San Cristóbal, y al retrarse ó huir, como se quiera, el ejército puesto en dispersión, lo hizo formado también en cuadro y rechazando tres veces à la caballería francesa que parecia haber hecho empeño de romperlo y destrozarlo. Tan gallarda, repetimos, fué su conducta que llegó casi entero à Elvas, donde recibió los aplausos unánimes de todos los jefes y tropa del ejército, alcanzándo lo luego un decreto de la Regencia, en que se le concedía por recompensa un escudo de honor con el lema de «Premio à La Unión».

D. José de Gabriel.

Menos afortunado que Morillo, escendido luego a brigadier, fué el también heróico de ingenieros D. José de Gabriel que, avergonzado de tal derrota como sufría el ejército y creyendo reparar, ya que no otra como su honor con sacrificarse él personalmente, hizo frente a la caballeria enemiga dirigiéndose con solo otros tratificates al príncipe de Aremberg que la mandaha, con el ánimo de atravesarle el pecho de una estocada ¡Tan estéril como temerario intento! Saliéronle al encuentro los ayudantes de d'Aremberg y cuantos iban junto a él, y el capitán Landrieu, se dice, acabó con el herói co de Gabriel cuando, abrumado por sus enemigos y cubierto de heridas, no podía ya defenderse (1)

<sup>(1)</sup> Don Fernando de Gabriel y Apodaca, oficial distingudo de nuestro cuerpo de Artilloría, escritor elegante y poeta publicó en 1863 una noticia biográfica del heróico brigadier Don José, su tío, en que contaba as, su hazaña «Roto» y deshechos los españoles en aquet aciago día, abandonada nuestra infantería por las tropas de las demás armas que se retiraban en desorden sobre Elvas, y viendo de Gabriel que todo estaba

Nuestras pérdidas, enormos. Fueron los muertos o hendos sobre 800 hombres, los prisioneros hasta 3 000, el general Virues entre ellos, y la artillería toda, los bagajes del ejercito, un gran número de fusiles y cuanto material de campamento había quedaron en poder del vencedor á quien sólo costó su triunfo unas 400 bajas (1). La más importante, con todo eso, fué la moral, porque perdiéronse los esperanzas que los sitia-

Bajas

perdido, y que nada le era dado ya remediar como jefe. Ileno: de generoso despecho, y resistiéndose á su noble valor el huir del campo de batalla, dirigióse resueltamente hacia las filas francesas, seguido solo de tres soldados, cayos nombres no conserva desgraciadamente la historia. Cual otro Pedro González de Mendoza en la funesta jornada de Aljubarrota, ya que no podía dar el cabado á su Rey, salvándole la vida á costa de la suya propia, entrese á meror lidiando, ecgún la sublime expresien del romance popular, y ansioso de ser útil à los suyos al sacrificarse así à ciencia cierta en las aras de su patria, arrojose sobre el duque de d'Aremberg, que á la cabeza del regimiento de caballería que mandaba, se disponía á cargar un corto resto de infantería española que aun se conservaba firme Atraveso con ardimiento las filas enemigas, penetró hasta d'Aremberg, y tirandole una furiosa cuchiliada, hubo de errar el golpe, consiguiendo únicamente herrrie el caballo En el instante miemo cayó sin vida atravesado por los ofickles que rodeaban al duque, espirando en sus labios la palabra fuego, fuego con que lleno de valor indomable animaba à completar su hazaña à los soldados que le seguian »

El nombre del brigadier fué inscripto después con letras de

oro en la academia de ingenieros de Guadalajara

(1, Hay mucha discordancia en esto de las bajas. Toreno dice que los pristoneros fueron 3 000. Tampoco señala más Schépeler, y añade que al llegar á Valladolid, ya no eran más que. 800 y 200 menos en Torquemada.

En cuanto al número de los combatientes españoles, suce de cen un historiador portugués, que manifestando que según Landonderry eran 9 000, según Sherer 10 000, según Belmás y Thiers 12.000 y según Toreno 8.000, él los hace subir á 15 000, porque si, sin otra tazón Schépeler acude con su rebaja, tedu ciendo, al menos los "niantes, á 7 500.

Hay que calcular para todo eso que nuestros reg mientos se haliaban muy mermados de fuerza, el no en cuadro que la división Ballesteros andaba por fluelva y que la guarnición de Badajos había recibido en aquellos días aumento considerable.

Томо гх

14

dos en Badajoz pudieran abrigar de socorro inmediato y del ayuda que tal ejército les prestara para seguir
en su excelente sistema de salidas, iniciado desde los
primeros días por el general Menacho su gobernador.
La única falta que cabía achacarle hasta entonces era,
precisamente, la de no haber aprovechado la ocasión
de hallarse tan gran parte del ejército sitiador ocupado
en desalojar al nuestro de su campo de San Cristóbal
para salir de la plaza sobre las trincheras francessa y,
si no podía ocuparlas, distraer á Soult de una empresa
que, no haciendolo, logró tan felizmente llavar á ejecución (1)

Pero contra el que entonces se desató la opinion publica en España, fué el general Mendizábal á quien, ya que no se podía acusar de poce esforzado, se acusó en todas partes de poce celoso y de inhabil. Alzóse, en Cád.z particularmente, un clamoreo tal que hubo de repercutir en las Cortes, donde, aunque en senones en su mayor número secretas, se leyeron y comentaron los partes de Mendizabal, devolviéndoles después á la Regenera para la resolución que más pudiera convenir. A lo que principalmente dieron lugar aquellos documentos y las noticias que llegaban de Extremadura sobre tan triste suceso, fué á que so presentaran á las Cortes varias proposiciones sobre el modo mejor de neutralizar los efectos de tal desastre y de los demás

<sup>(1)</sup> Los franceses esperaban la salida de los de la plans, y estemás de mantener en las trincheras la fuerza ordinaria para recliatarla, establecieron en su apoyo sobre doce batallones y un regimiento de caballer. A que estavieron todo el día sobre las armas; porque, como decía después uno de sus cronistas. la situacion suyo era muy critica, pudiende el enemigo atacarlos con fuerzas considerables en todos los puntos de ten extensa escunferencia como la que ocupaban

que afligian á la nación con las desgracias de nuestros ejercitos, proposiciones y proyectos que se discutieron detenidamente y de cuyos resultados daremos cuenta cuando, al rendirse Badajoz, hayamos de exponer las causas y consecuencias de tan funesto acontecimiento. Al referirse à el, algunos diputados propusieron una escrupulosa indagación acerca de la acción del 19, así como sobre el motivo que pudiera haber inducido á Mendizábal á encerrar en Ohvenza la considerable diusión que resultó después prisionera cargos todos, como se ve, dirigidos á aquei general. Lo mismo en œa sesión, la del 23 de marzo, que en las del 16 de febrero y 11 del mes antorior, so descubre, aun sin nombrarle, la desconfianza que inspiraba su mando de aquel ejército. Ya se pedía que el general que lo desempeñase respondiera de las tropas y de Badajoz con su cabeza, proposición que se consideró estar expresa en la ordenanza, ya se discutian las responsabilidades que eran de exigirse à los generales y la libertad en que debía estar la Regencia de dar el manda de los epreitos, divisiones, regimientos etc., à cualquier individuo por inferior que fuese su grado. Bien transparente aparece la alusión en tales momentos, si á Peña, al pronto, como luego veremos, por lo de Chiclana, a Mendizabal sobre todo por los desastres del Gévora y Badajoz.

Con el resultado de la batalla acabada de reñir, la plaza de Badajoz quedaba completamente bloqueada, de Menacho sin comunicación alguna con el exterior y con poquí simas esperanzas de socorro, con las remotas sólo del que pudiera enviarle Wellington, á las manos con Massena en las inmodaciones todavía de Lisboa. Pero

Resolución





no, por eso, desmayó Menacho creyondo que aun le restaban medios con que mantener la plaza largo tiempo, decidido, como estaba, á agotar cuantos pudieran proporcionarlo el arte de la guerra en tales casos, el patriotismo no gastado de los habitantes y la resolución firme de sepultarse en las ruinas de Badajoz antes de entregarlas al enemigo Y con el ardor de quien taes propósitos abriga dispuso reforzar en lo posible las obras, todavía intactas, del recinto de la plaza, construir nuoves en que, sun ocupadas aquéllas, detener a los asaltantes y estorbarles la entrada en la ciudad. cortar lus calles con fosos é interceptarlas con parapetos, poner, en fin, á Badajoz en el estado mismo en que Zaragoza y Gerona, los dos ejemplos en que pretendia inspirarse para alcanzar igual y tambien perdurable fama (1).

Prosigne el

Los franceses prosiguieron sus trabajos la noche del 20 al 21, reparando en su ataque de la izquierda los que la plaza habia arrumado con el messante fuego de su artillería, en el del centro la paralela que ligaba los dos y consolidando con fajinas y cestones el parapeto de la gola de Pardalems y el traves de la poterna que los situados batian con la mayor furia. Por supuesto, que á la vez cuidaron de fortificarse en las posiciones del monte de San Cristobal, acabando el reducto de Santa Engracia y estableciendo adiidamen

<sup>1)</sup> Hay quien cree que debié principalmente adelantar las obras por el espacio todavía no ocupado del enemigo á la derecha de Pardaleras, achacando esa falta al ingeniero de la plaza. Ese procedimiento se ha acreditado después, en la campaña, sobre todo, de Crimea, pero tratándose de Badajos, bay que tener en cuenta que es en la defensa, llamémosle pasiva de las plazas en las que los españoles de aquel tiempo demostraron sus excelencias guerreras

te la continteactan do las dos oril as do Guadiana con un puente de caballetes en este río y con la recomnoncion de el del Gévora. Tampoco descuidaron esa man a comunicación agua abajo de Badajoz echando una gran barca y asegurandola on la margen derocha con una doble cabeza de puente, por existir allí una isleta que, á su vez, servía de gran reparo para el paso Estos trabajos, que podríamos considerar como de bloqueo para apretar y apretar el total de la plaza, no estorbaban la labor principal y mas interesante del ataque al frente tomado por objetivo del asalto. Construían los franceses, además del atrincheramiento de Pardaeras, cuya gola iba tomando la forma de un hornabeque para su mejor defensa en caso de una salida de los sitiados con que recuperar el fuerte, tres baterías destinadas en primer término à combatir la artilleria de los baluartes de la plaza y, en segundo, á proteger sus trabajos de aproche que ya se veían arrancar de la paralela cada día más extensa y ramificada. Sea, con todo, que exigiesen labor detenida y constante y más lodavía muchas precauciones para evitar los estragos que pudiera hacer en tales obras el fuego de la plaza, lo cierto es que en aquellos días y algunos siguientes, el de las baterías francesas se resintió bastante de leutitud é interrupciones. Hasta el 26 no se reanudó la acción enérgica de los sitiadores en sus ataques. Aquel día sus tiradores avanzaron hasta la cresta del camino cubierto; y desde allí dirigieron un fuego de fusil sumamente violento á lus canoneras de los tres ballartes de aquel frente, con el proposito bion manifiesto de nutilizar á los artilleros que servian las piezas. Contestaron los nuestros con igual energía y no se pasó mucho tiempo em que fuvieran los suyos que retirarse, abrigándose en los pozos de lobo que siempre construían al fronte de sus obras ó en la paralela miama de donde habían salido. Los franceses se vengaron en seguida rompiendo el fuego de siete baterias que, ya que no muchas bajas, prod ijeron en la plaza destrozos de consideración y el mesudio del laboratorio de mixtos situado á espaldas de Santingo, no abundante, por fortuna, de ellos en tan crítica circunstancia.

El succeo, á posur de eso, era lamentable y, peer aún, fué causa de un desorden que, sin la presencia de Menacho, uno de cuyos ayudantes munó allí, hubien. podido tener muy funostas consecuencias. Porque á la vez que los generales García é Imax se ocupaban con algunos artilloros ó zapadores y 100 hombros de Mallorea en apagar el meendio del laboratorio, labor en que ol coronal de ingenieros D. Antonio Fornándes empleó todos sus talentos y los más grandos esfuarsos. los francesos, o apercibidos de ello o comprendiendo que algo extraordinario pasaba en la plaza, redoblaron su fuego á punto de disparar en doce horas más de 1 500 proyect.les, granadas, bombas y balas de cañon de los mayoros calibres. Debió ser grande la rabia de los sitiadores al ver cómo la plaza, al contestar á su fuego, les desmontó las piezas de la batería, levantada. al la izquierda de Pardaleras frente a la cortina del Pilar sin que ellos consiguieran apagor el que se les hacía desde todas nuestras obras. Hasta debió decsar on sus ánimos la esperanza de que se les rindiera la guarnición de Badajoz, considerándola, abatida por el reves del 19 en San Cristóbal, puesto que el 27 apelaban al tan manoscado recurso de introducir en la plaza

proclamas lisonjeando el valor de os soldados y pretendiendo haceries ver que ya habían tocado los límites de una brillante defensa para persuadirles de que no se entregasen a la desesperación, guiados por el ca i neho ó ideas particulares de su gobernador (1). Aquel tan nutrido fuego y las proclamas no hicieron el efecto esperado por los enemigos, sino el de encender a la guarmición y á sus jefes en el patriético de continuar la defensa hasta completar con la muerte el sacrificio que se habían impuesto (2).

El sitio, sin embargo, seguía el curso fatal que Coronatodos los de su clase cuando la plaza no tiene para su miento del
apoyo un ejército dispuesto á socorrerla en sus momenbierto.
tos críticos. Las obras de los franceses, construídas de
noche y al abrigo de tanta y tanta batería como iban
dejando á sus espaldas, llegaban ya al camino culierto que coronaron los sitiadores la noche del 1º al 2

<sup>(1)</sup> Menacho al rechazar la primera intimación que le divigió Soult en los comienzos del sitio, le babía prevenido también que no le enviase parlamentario alguno, que no recibiría, ni despachos que estaba decidido á devolver e sin abrirlos siquiese. Así se hizo en la tarde del 19 ai presentarse ante una poerta de la plaza un oficial que dijo ser del Estado Mayor de Soult con el papel que arrojó al suelo al retirarse y fué hecho menudos pedazos sin leerlo.

El 27 se presentaron á nuestras avanzadas del Tinoco algunos husares franceses que, al ser recibidos á tiros arrojaton también las proclamas á que acabamos de referirnos.

fon también las proclamas à que acabamos de referirnos.

[2] Decia Menacho en su diario «Estoy persuadido en vista de la defenea del dia de hoy que si la plaza es socorrida en breve (qual espero) no podrán los enemigos lograr su intento de apoderarso de elia.»

Y en e. del siguiente 27, al dar parte de lo de las proclamas, añade «Pero si la desgracia en otras partes le ha proporcionado estas ventajas, la plaza de Badajoz se defenderá militarmenta, y en los mismos términos llenará sus deberes, con lo cual la patria reconocerá sus servicios, y los mismos ene migos esbrán apreciar el valor y virtudes militares.»

de marzo (1). Inmediatamente se alojaron allí levantando traveses a derecha e izquierda del saliente del camino cubierto frente á la luneta de los baluartes, tantas veces citados, de San Juan y Santiago, que, examinada, apareció no estar revestida in en estado de defensa, con lo que emprendieron la obra de una mina por donde atacar y destruir la contraescarpa. Aun comenzaron la construcción de un caballero de trinchera á la zapa doble en que establecerse sólidamento; pero el fuego de la plaza, el de 15 morteros en particular que se situaron en la cortina de aquellos baluartes, les impidió ejecutar aquel trabajo, sin que el de todas las batorías enomigos lograran desmontarnos una sola pieza.

Nuevas sa Lidas

Menacho continuaba en su sistema acertadísimo de las salidas; y al amanocer del día 2 hizo desembocar por la puerta, siempre amenazada, del Pilar dos compañías de granaderos y una de tiradores del regimiento del Príncipe, más con el objeto de oponer el suyo al fuego de la gente que apostaban los franceses contra nuestros artilleros que con el de destruir sus obras del camino cubierto. Por más que los cronistas impenales traten de quitar importancia á aquella embestida de los situados, haciendo ver á estos rechazados, con pérdidas considerables y la de cuantos útiles habían logrado arrebatar á los situadores al ocupar sus obras, no es menos cierto que nuestros valientes, al retirarse en

El procedimiento es antiguo y muy sabido.

<sup>(1)</sup> Dice Lamare que clos zapadores que ban á la cabeza de la zapa rodaban por delante grandes cestones cerrados, y que esa precaución, que se continuo durante los últimos días del actio, aborró á los franceses mucha gente »

presencia de los numerosos refuerzos con que las reservas francesas acudian en socorro de los suyos, se llevaron á la plaza muchos de aquellos útiles como trofeos de su hazaña. Desvanece toda duda, en ese punto ol parte de Menacho, último de los suyos de que se tenga noticia. Por lo mismo y para que por su lectura pueda calcularse la veracidad de los historiadores franceses, aun la de los mismos testigos presenciales de sus campañas, insertamos aquí integra la relación del insigne gobernador de Badajoz. Dice así: «El día de ayer (2 de marzo) ha sido uno de los más felices de nuestra rpeca. Al amanecer salieron las dos compañías de granaderos del regimiento del Príncipo, y la de sus tiradores; su objeto era cubrir el frente atacado para contrarrestar á los tiradores enemigos que se empleabau en incomodar al artillero, y yo hago lo propio Al ir á llenar su comisión, se hallaron el camino cubierto ocupado y lleno de cestones, con esa novedad acudió à mí su comandante, proguntando qué barían contesté que le flanquease, y se arrojase sobre sus trabajos, y fué esto executado tan completamente, que apenas tuvo tiempo el enemigo para huir, por consiguente pos apoderamos de todos sus útiles, que ho agado á veinte reales por p.eza, con lo que sacaron un buen jornal. Asímismo he concedido el grado in mediato á todos los oficiales, y un escudo de ventaja y otro de distanción á todos los sargentos, cabos y soldados. »

¿Se puede desmentir aserto que lleva detalles tan Precisos y elocuentes?

Y no acabó con eso la función de aquel día, porque á las pocas horas arrojaba la plaza una bomba

que, volando el repuesto de una de sus baterias, la deshizo, puede decirse, y por supuesto, acalió sus fuegos (1).

Tan verdadera es la relación de Menacho y tal y tun afortunado fué el golpe de mano dado por los granaderos y tiradores del Príncipe en su salida del 2, que al dia siguiente emprendió la guarnición otra de más graves y gloriosos y transcendentales resultados. Ya en esa no se atreven los francesce á negarlos como en la anterior, no pudiendo ni sun dismularlos por las consecuencias á que dieron lugar para la prosecución, argentísima en ellos, de un sitio tan obstinado ya y largo.

Verificose á las cuatro de la tarde del 3 con igual numero, poco más ó menos, de hombres que en la enterior y con tal resolución y empuje que llegaron an quo nadia lograra detenerlos hasta las dos baterias recientemente levantadas contra la cara derecha del baluarte de San Juan. Los trabajadores y la guardia de las dos baterias, muy próximas una a otra en la paralela, se entregaron á la luga, aun siendo tan pocos loque las asaltaban, abandonándolas á éstos que, así, pudieron clavar desahogadamente 12 ó 13 piezas de las

<sup>(1)</sup> El parte dado el 3 por el comandante de artilleria de Badajos lo consigna de este modo «Hoy no tira el enemigo de resulta de haberle volado el repuesto de su bateria mayor de 8 piezas, que establecieron contra la que se formó en la cortas de San Francisco, que les obligó á mudar su plan de ataque, abandonando la "inica interia de 5 cañones que establecieros à la requierda de l'artialeras, para hatir el baluarte de 842 luan que es al que atacan, y e. de Santiago, en cuya cortas aquierda parece tratan de abrir la brecha, pues ya estás se la cresta del camino cubierto, y les he puesto 13 piezas en la cortina de San Francisco y ayer les coloqué 14 morteros é derecha é isquierda del ataque con tres obuses y un morterito.»

conque estaban armadas. Pero aquel éxito, tan brillante como rápido, no podía con tan pocas fuerzas ni prosperar más ni alargarse á mayores resultados. Los francees de la paralela acudieron a, riesgo con las demás guardas de trinchera, con todos los obreros armados más inmediatos y con tropas de refresco cuya acción era á les nuestros imposible contrarrestar. Hubieron, pues. de retroceder los soldados de la plaza al camino cubierto, no pudiendo penotrar en las obras del coronamiento del mismo que los sitiadores, zapadores, minadores y artilleros que las ocupaban, defendieron fácil mente.

Pero si ese resultado, feliz y todo en un principio, era de prever, ya que no se había buscado con medios <sup>Menacho</sup>. suficientes para obtener otro mayor, lo hizo más doloreso la catástrofe á que dió lugar Porque Menacho que presenciaba la salida desde el citado baluarte de San Juan para darla calor y dirigurla, sin que le arredrara ni le aconsejase buscar punto más resguardado el infernal fuego que rompieron inmediatamente todas las baterías enemigas, fué alcanzado por una bala de metrale que lo dexribo muerto [1]

Mayor desgracia no podía ocurrir á la guarnición de Badajoz ni a la patria tampoco en las circunstancias en que se hallaba aquella plaza y el interés que ofrecía su conservación. Porque iba allí á suceder lo Muerte de

Pero ¿fué eso el día 8 ó el 4? Porque existe toda esa divergencia en cuestión tan interesante entre los historiadores francesse, que unánimes fijan la primera de esas fechas para la unerte de Menacho insiguiendo la versión de Lamare, y los españoles que la llevan á la del día siguiente, data que se ha estelpido en los monumentos dedicados á perpetuar la memo-

que en Zaragoza y Gerona, que, muerto Menacho, desaparecertar, las energías de los defensores, indomables bajo la dirección de quien preparaba en su conducta militar y patriótica el pedestal de un monumento que perpetuara su gloriosa memoria. Parecian haber pasado los tiempos en que la desaparición de un caudillo producía la catástrofe de tedo el ejército, como si el destino habiera encadenado la suerte de ambos á una igual é inseparable, feliz ó fatal para los impenos, cuando las nuevas organizaciones políticas y militares de los pueblos modernos, sus diferentes elementos de gobierno y el mas hábil enlace de las jerarquías deberían haber dism.nuido, así como la influencia de las superiores en sa autoridad, la que pudiera ejercer su faita ó pérdida en el mando. Pues nada de eso: como si estuviéramos en los tiempos de Viriato o Sertorio, los españoles se sentian, más que vencidos por las armas, condenados por su hado á la desgracia y la servidumbre al ver postrados á Palafox y Alvarez, ó hun diéndose en el polvo del sepulcro al también heróico gobernador de Badajoz

Los que no pueden dejar de reconocer asa virtud guerrera en los varios españoles que tan gloriosamente han sabido ejercitarla para su propia honra y la de la patria, sin rival en tal genero de hazañas, pretenden rebajarla, por lo monos, anublándola con los errores

ria de varón tan insigne. Schépeler dice que Menscho marió el 4 presenciando la salida de aquel día, acción que ningún diario del sitio mencions. Hasta hay quien con error manificato adelanta la calida y la muerte del gobernador al día 2, y ese cronista es nada menos que Napier, el concienzado narrador de aquella guerra, el único para sus compatriotas

HILE ARE IN FR

que hayan cometido bajo el prisma, no pocas veces mentiroso, de los principios del arte militar Y esos errores en la gloriosísima personalidad do Menacho tienen sus detractores que reducirlo á uno solo, y aun ese imputado sin la serenidad de juicio y sin el conocimiento de los datos necesarios para que, además de ser exacto, quedara plenamente justificado. Tal error. on suma, viene á reducirse á no haber verificado una salida vigorosa y con fuerzas suficientes para que fuese eficaz y resultara afortunada, en los momentos de la batalla de Gévora. La muerte impidió al ilustre gobernador de Badajoz justificar su insección en aquel da pero no podría consistir en órdenes del general en jefe del ejército, de que dependía la guarnición de la plaza, ó en combinaciones más ó menos meditadas, más ó menos sujetas á cálculos de fuerza que la exi meran? Podrán esos críticos exponer que el ser Mendzabal sorprendido en sus posiciones de Santa Engracia revela su no intervención en esas combinaciones del dia; pero, aun así, faltaría tener certeza de la ibertad de acción de que Menacho pudiera gozar en presencia de su superior jerárquico para empresa como la de una gran salida al frente de tal enemigo oculto por la mebla en los momentos precisos de una mamobra que apenas si duró lo que el sol tardó en ponerla de manificato. Las salidas posteriores, las en que la derrota del ejército dejaron a Menacho aislado en la plaza y árbitro de sus acciones, le justifican también on esa parte, verdaderamente técnica, del arto polé mica; como sus disposiciones para la defensa pasiva del recinto de la plaza y las preparatorias para la del Interior de la ciudad demuestran que no cedía el talento de Menacho al vigor y à la tenacidad que caracterizan à un gobernador en ocaziones tan solemnes como aquella. (1).

Las Cortes de Cádiz apreciaron en su justo valor la conducta de Menacho, honrando su memoria en la sesión secreta de la noche del 16 de marso, en que se layoron los partes del general Castaños recomendando la familia del valiente gobernador de Badajoz, y en la pública del 17 en que, á consecuencia de la presentación de aquellos despachos y del elogio con que los acompañaba el Consejo de Regencia, hiso Calatrara una proposición que fué aprobada por el Congreso, y donde, entre otros, se leen los siguientes pármitos:

El general Menacho, decidido á sepultarse en las rumas de su plaza antes que entregarla al enemigo, ha sido fiel á su empeño generoso, y después de treinta y ocho días de un sitio terrible y obstinado, cubierto de gloria en la defensa y en reiteradas salidas, ha espurado heróicamente sobre el muro, mientras animala á sus soldados y hacía temblar á los sitiadores.

«Basta para inmortalizarle esta muerte, y para que su nombre sea contado por la posteridad entre los heroes españoles. Pero la patria, en cuya defensa se la sacrificado, es monester que sin limitarse á un senti-

<sup>(1)</sup> El miemo Lemare, primero en hallar faltas en la conducta técnica de Menacho, dice en su Proyecto de som instrucion observada para el seo de los gobernadores de piazas, Joque en autor: «Cuando por circunstancias imprevistas, un genera, jefe do un cuerpo de ejército, una división ó una brigada, se ha la encerrado con sua tropas en una plana de guerra, toma el mando superior, á no ser que haya otro de su mismo empleo en ella s

No creemos que se balle lejos de ese la posición de Menscho respecto à Mendiabal, general en jefe del ejército, situado en San Cristóbal.

mento estéril, perpetúe también la memoria de aquel valiente guerrero, y que si no puede recompensar de otro modo sus acciones, las premie a lo menos en su desamparada familia. ¡Señor! Una viuda, unos hijos que Menacho ha dejado huérfanos por servir á la nación, deben hallar en V. M. un padre» (1)

La posteridad, después, ha hecho justicia al mérito de Menacho, y el ejército de Extremadura, que en 1852 colocó una lápida conmemorativa del héroe en el sitio de su muerte, ha erigido en 1893 un monumento senoillo y elegante en substitución del humilde y antiesté tico levantado en 1864 en el baluarto de Santiago, para estimulo generoso de los generales que algún día sean llamados á mantener enhiesta la bandera de la Patria en los muros de la gloriosa capital de Extremadura.

Sucedió á Menacho en el gobierno de Badajoz el brigadier D. José de Imaz, persona de valor probado dier Imaz y de ya larga historia militar Subteniente del Real de Lima en 1782, al regresar á España combatió valientemente en el Rosellón, distinguiéndose en Mas Dou, Trullas y el campo del Boulou En 1794 pasó á Gui-





<sup>(</sup>I) La familia de Menacho se hallaba en Elvas, y se debe al célebre sargento Giral, de quien hicimos mención en la retirada de Romana à Gal.cia. la relación del destino posterior de la viuda é hajos del herósco gobernador de Badajos. Dice en su abigarrado pero interesante manuscrito cLa desgrac ada fa-milia del gobernador difunto que se hallaba lejos de su tierra dispuso el Sr. Vicario se le acompañase con su sobrina la del Vicario á la que Giral había sacado de Badajoz días antes), el secretario del Sr. Marqués de la Romana (Carrasco, dos ayudantes, el auditor y com sario de guerra (todos de los que. nuerio el marqués, habian vuelto de Lisboa), y fuimos conduciéndolas hasta Ayamonte, punto en donde se embarcaron para Cádia, s

púzeca, su patria, y se halió en cuantas acciones se dieron desde el Bidasoa al Ebro hasta hacerse la paz de Basilea Fué luego con O'Farri, en la división que la escuadra franco-española de Brest debía desembarcar en Inglaterra; y después de fracasada aquella expedición, tomó parte en la que á las órdenes del mismo general fué destinada al nuevo remo de Etruria, para luego dirigirse al Norte de Alemania y volver á España con el marqués de la Romana.

Ya en la Peninsula, se batió, siempre bizarramente en Espinosa, Tamames, Medina y Alba de Tormes; y mandando el regimiento de Sevilla como brigadier, tuvo á sus órdenes una división del ejército de Extremadura, con parte de la cual quedó en la plaza de Badajoz en la ocasión á que nos vamos refiriendo (1)

Muerto Menacho, repetimos, acabáronse en Badajoz las energías que él inspiraba en la guarnición y el
pueblo. No ce que cosara la labor bélica de la defensa,
no; porque si los franceses se dedicaron con nuevo ardor á la de reparar los desperfectos causados en la salida del 8 y los que a cada momento producia el casón
de la plaza, los situados continuaron enbriendo con
atrincheramientos y toda claso de obstáculos el espacio
interior del punto en que se suponía iba á practicarse
la brecha. Tales fueron las noticias que sobre ese particular llegaron á adquirir Soult y sus ingenieros, que
hubieron de aconsejarles la variación de su plan de

<sup>(1)</sup> Carrera tan honrosa y su conducta en las satidas del 3 y el 7 de febrero elevaron el concepto que ya se tenía de Imas. A punto de que Mendizibal le propuso para el emplao de marieral de campo, con que en efecto y con la fecha de 3 de marso aparects después en el escalatón de los generales. Tenía antoques 50 años.

ataque, llevándolo, de las caras de los baluartes de Santiago y San Juan, que indistintamente amenazaban desde su obra del coronamiento del camino cubierto, á la cortina y ángulo interior del flanco del de Santiago. Construyóse, pues, un poco á la izquierda y paralelamente á la cortina acabada de citar una gran bateda para seis piezas de á 24, que recibió el pomposo nombre de Bateria Napoleón, como si se quisiera significar con tal título el último y supremo y decisivo esfuerzo para la ejecución y el logro de une victoria que, como ya hemos dicho, urgía acabar por momentos.

Tal actividad desplegaron los franceses en sus obras, que a pesar del horrible fuego que, favorecido por la claridad de la luna, vomitaba la plaza sobre ellas, la batería de brecha se hallaba la noche del 8 al 9 en estado de comenzar su demolodora misión (1). A su retaguardia y muy próxima se vió también al día siguiente terminada una batería de morteros dirigida contra el frente de ataque, así como otra sobre el flanco izquierdo que, en combinación con las construidas antes á cubierto de Pardaleras, abrumarían con las bombas que disparasen á cuantos se atrevieran á resistir el asalto. El abandono, ademas, de la media luna proporcionó á los situadores su establecimiento en elsa

<sup>.1.</sup> Dice Lamare al describir los trabajos de la noche an terior. «Bra terrible el fuego de los sitlados; nuestra artillería, mucho menos numerosa, se había visto obligada á ahomar eus municiones, no había logrado apagar sino muy imperfectamente los fuegos de la plaza y tal estado de cosas ocasionaba excesivos estragos; las cabezas de trincheras eran tin cesar destrozadas y cubiertas de escombros, y por todas partes se encontraban esparcidos miembros de cadáveres mutilados ysciendo en las ruinas s

tan pronto como, remple no la contraescarpe, pudicron ocupar el foso, improvisión de parte de los artiados
que, al amaneror del 9, lamentarían turdiamente y que,
a decir de un cromsta frances, lemostro que desde la
muerte de Mensel o la guarmeion sentia cierto desámmo cuyo efecto se rovelaba en la ausentia de esa fuerza
moral que nerove á la hombres y les da acción y
vigor.»

Y eso de da ser tan electo que cuando mayores resultados cabia esperar de esa el ergía, namea mas necesara que en tales eriste, no bui o en la plaza autoridad que se acordaso de rocumer á la acción de las salidas contra mos traba es y unos enemigos tan a su alcance puestos, olvidandose traba n de que contaba con una guarmición numerosa y valiente, á la que se reclujo a la defensa pasiva de sa parte de manalla que iba, asa, a bata y asa tar el enemigo

Los francesos, de ese modo, pudieron sin más obstacules que les del fuego de la plaza acab ir sus preparativos argentesimos ya, puesto que les hal la llegado la noticia de la retirada de Massena de las lineas de Torres-Vedras, Lacien loles te nerla aparic on de algua gua so destacame ito del egército al ado dirigido por Lord Wellington en secono de Badajoz. Así es que darante la noche de, 9 abril e, fuego la artillería francesa y al salir el sol la mañana del 10 se voian caor al foso el revestimiento y el parapoto de trozo de cortina a acado en un espacio de 25 a 30 metros, dejando abierta y practical le, bac a las nuevo, ana brocha todo lo anchurosa que se consideró necesario para proceder a, asalto. Cada salva de la bater a francesa derricaba un mundo de pad a y tierra del importe de inuro con

tra el que se dirigía, y era una graniza la de bombas y granadas la que ca a en las rumas, destinada á alianarlas. El faego de la plaza, natri lo y todo, segun hemos dicho antes, fu famor figuradose has a royolarso meficaz para arrostrar e, huraran que muy pronto le mipondria el silencio de la impotencia

Antes, sin embargo, de emprender el asalto, para el que se hanaban forma (as en la paralela las tropas mación que deulan practicarlo a las or lenes del general Pepin, Mortier dirigió al goberna lor de la plaza la infunación, de costumbre en tales casos, para que se rindicso con cuantas condiciones creyera más, honrosas y el pullota concederio, fehentian lele a la vez par su hermosa y larga resistincia

Nada j uedo exi hear lo que, oldo el mei saje de Mortier, succeir en Badajoz como el oficio en que el guerra en la general Imaz lo hizo saber al Gobierno. Hele aquí «Con e, mas justo ser firmiento anuncio a V. E. que el maascal Mortier acaba do in limar la rendición á esta plaza al ierta brocha con rese de 32 vanas de ancho, y racticable va plata um asa to, adelama iá mis coras va l'astrute accleración, pero la granco extensión de a cortadura cel mento etter le, no pramite la terminaeum de la segunda una en radel os dets les alrazon y la de no ter er un por to de retorche, me han hoao convoca a las generales, e arpos facultativos de athlería e ingenieros, y gotes principales de los cuerpos que cubren este recuito, quienes mairu, los del papel parlamentario, votaron la mayor parte del la capituar la plaza con todos los l'orieres, según prueba el papel num 1.º A pesar de esto h ce los mayores esfuerzos para seguir la defe isa hasta perder la vida,

Naeva lati-

Consero de

pero se me opusieron, haciéndome var que ésta podía durar lo más dos días, y con ella perdía á un pueble que ha manifestado generosidad, y á una valiente guarnición que se ha portado bizarremente con estos obstáculos me he visto en la dura precisión de capitu lar en la forma que indica la copia núm. 2.º Por último, debo recomendar à V E los gefes, oficiales y sol dados que han permanecido en este sitio cuarenta veinco días sin descanso. Su valor ha dado pruebas nada equívocas de la gran parte que se tomahan por el bien de la patria, y espero que V. E. recomendará á la superioridad muy particularmente su mérito. —Dios guarde à V. E. muchos años. —Badajoz 11 de la noche del día 10 de marzo de 1811. —Exemo. Sr. —José de Innaz. —Exemo. Sr. D. José de Heredia. :

Aquel consejo de guerra fué, con efecto, tal como lo describió Imaz en el documento 🕯 que aludía, en su comunicación. El comendante de ingenieros creis, por el estado de la plaza y de la guarunción necesaria, para su defensa, que sólo podría prolongarse ésta por dos ó tres dias. Voto, sin embargo, por intentarlo si hubiese evidencia de que serían socorridos en aquel tiempo El de artilloria aconsejó que se probara un asalto ó el abrirse paso hasta el cuerpo de ejército más inmediato ó a las plazas vecinas. De esta misma opinión fueron el teniente general D. Juan José García y el mariscal de campo D. Juan Mancio, llamados también 4 tan triste asamblea. Los jofos de los cuerpos de la guarm cion, fundándose en los datos aducidos por el comandante de ingenieros, vetaron todos por la capitulación con las condiciones más honrosas para la tropa y la de una segundad completa de los intereses de la pobla-

1 24 m 4 4 F 4 F N T

ción. Pero lo extraordinario, le que más llamó la atención en aquellos momentos y mereció luego los comentarios más variados fué el voto del general Imaz, en un todo conforme con el de sus compañeros jerárquicos alli presentes y el jefe de la artillería de la plaza. «A pesar, dijo, de no tener formada nuestra segunda línea de defensa, con muy pocos fuegos en las baterías do Santiago, San José y San Juan, y ningún apoyo para sostenor el asalto, soy de parecer que á fuerza de valor y constancia se defienda la plaza hasta perder la vida (1).

Y entonces, se dirá, ¿para qué convocar el consejo y exponer á oficiales que habían mostrado valor, pencia y constancia en el sitio, á representar pape, tan desairado en el momento preciso en que mejor podían lucir tan brillantes cualidades? ¿Sería para autorizar con el número de los votantes una resolución que tan lejos parecía estar de sus opiniones personales? No sin motivos, y sobrados y concluyentes, anatematizaba Napoleón los consejos militares de aquella fudole.

El resultado del que se celebró en Badajoz fué la Capitula entrega de la plaza saliendo las tropas de ella con los ción. honores de la guerra, tambor batiente, mecha encendida y con dos piezas de campaña á la cabeza de la columna que, como prueba de la consideración que la guarnición había merecido á los duques de Dalmacia y de Treviso por su bizarra defensa, salio también por la brecha. Así lo consigna la tercera de las cláusulas de la capitulación, en la que se añadía que las tropas ren-

<sup>1)</sup> Véase el apéndice num 8.

dirían las armas sobreol dosis para despues ser conducidas prisioneras de guerra á Francia (1)

Nus efector.

No hay para que decu como so recibio en España la noticia de la rendición de Ridijoz. El anatoma á Imaz so lazo tan general como se habian necao los aplansos dedicados en todas partes á Menneho por su herorea can lucta y en las Cortes so encondieron los animos á punto de basearse en naevas y mas energicas leyes la enm enda y forrección do las Ordenanzas, tomadas en a que los acona utos do eferve cencia por harto debiles y deficientes. Y como esa tristo noticia suce lio inmediatamente a las discusiones, de que luego darentes razir , provocedas en el Congreso con mofivo de la batalla de Chiclana, fué necesaria toda la prudencia de que entone si di eron ejemplo les diputados para que no se execheran, si en loso cabo lexceso, en las manifestaciones del di gusto causado por ambos acontocimientos, cada uno de tan diterer tos caracteres revestido. Alzóso la voz le los mas conspicuos oradores, solicitando consejos do guerra para los generales desgraciados en el man lo le los e érentos é de las plazas de guerra, hicieronse comparteranes, entre las defensas de Gero la y Badajoz, volvieron lá litedirse lites ponsabilidades por la acción del Cilvora y hasta por la ya remota de Ocaña, y ada, cuando habo digutado co mo Zumalacár legui que definado calurosamento al genoral Imaz, bion pudo observarse que había muchos

<sup>1)</sup> Véase en el apénd ce n ma 9 Esta capitulación difiere algo de la consignada en los locumentos franceses. Lo de sala por la orcena no aparece en ellos, y solo si aparte la noticia de que lo verificase una compuñis de granaderos españoles dos demas cuerpos saleron por la paerta de la Trinidad.

que condenal an su contracta. Predomino sin embardo la prudencia en la mayoría y se acordó dejar á la Regencia en abertad do segrifo el impulso que ya haba da lo para la indagación de las causas de suceso tan astimoso (1)

Se ha diche per alguno que si l'ul iera durado cuaro dias n'ás la resistencia, no bal ria ondeado el paellon francés en los baluaries y el castillo de Badajoz.
Nots exacto, hasta el 25 del mist o n'es de marzo no se
presentaron a la vista de aquella plaza los tropas de
Beresford enviadas por Lord Wellington en su socorro
Y cierto que debieron andar perezosas en su marcha,
a pesar del interes que inspararía al general británico
e mantenimiento de la fortaleza española, de que era

<sup>,1</sup> Deta la Gaceta « Y finalmente el Consejo de Regencia, no satisfecho por lo que aparece en estas noticias recipidas y en la trida de si el gobern, lor lubiera podido llevar anelante su defensa, ha dado orden al general en jefe del quinto exército para que se proceda en este caso con arregio à ordenanza y asi lo ha necho presente à las Cortes generales y extraordina riss, al dar à S. M. noticia de este sensi ne acaec i l'ento.

Pero véase una cosa rara Soult en su jarte, atribure à Imaz el no haber cai lo antes Badajuz en su poder Dice así all'na cucunstancia ha podule contribuir à la prolongación por algunos dies del sitio de Badajuz. Durante la ultima salida de os enercigos para impedir el coronamiento del camino cuberto faé muerto el gubernador general Monacho, y el general Imaz, que le reemplazo, quivo hacer sus prue las, lo que produjo una resistencia mas larga »

Imaz fué rescatado por una partida de guerrilleros al ser conducido á Francia. Na en Cartegena fué levado à Cadiz en el navio San Pablo, rel que, a ecucitud suya, se le desembarco en a le a de León para ser junga lo en conecço de guerra con el brigadier D. Raface de Hore que en basia ballado con el en Bada, os En la primera vista fue Hore absuelto y puesto en l bertad. Més tarde lu fué tou bién Imaz, á quien se le Jio en 1815 la subinspección de la 4.º división de Provinciales que mandaba en Santiago al ser aprisionado al otro lado del Tambre el célebre Pother por ses propios soldados.

Iniaz, recomendado entonces para el empleo de teniente geperal, murió, sin obtenerio en Valladolid el año de 1826

de suponer haría. Soult base de sus operaciones para peneirar en Portugal y unirse á Maseena, porque desde la derrota del Gevera bien pudo calcular que Badajoz correrta un peligro tan inmediato como grave. Desde el 5 de marzo, sobre todo, en que el Príncipe de Essling emprendió, según veremos, la retirada á España, hasta el 25 en que Beresford avistaba los muros de Badajoz, transcurrió un tiempo que se nos figura justifica sobradamente la censura de perezosas que, de acuerdo con el anglófilo Schépelor, acabamos de diregir á las tropas de nuestros aliados.

La pérdida de Badajos, no solo fué grande, aisladamente considerada, por la de su tan numerose presido y la del material de guerra que cayó en poder del enemigo, sino que tuvo gravísimas y transcendentales consecuencias. A 7.880 se elevó el número de los que rindieron las armas al salir de la plaza, y 4 170 el de las piezas de artillería entregadas en ella 4 los franceses, con bastante pólvora, proyectiles y dos equipajes de puentes pertenecientes á nuestro ejército de Extremadura. Las bajas, pues, se elevaron 4 1851 atendido el cuadro anteriormente expuesto de la guarnicida, hallándose gran número de heridos y enfermos, hasta 1 100, en los hospitales é en casas particulares, en las que se ocultaren no pocos.

El efecto moral que causé tal desgracia fué importante aun en España donde lo producen muy pequeño los reveses de tal indole y menos en una época, como aquella, donde tantos se sufrieron sin abatir los ánimos, esperanzados del éxito de la guerra en la constancia ingénita de nuestros compatriotas y su inaxtinguible patriotismo. Pero Extremadura, que se consideraba

libre de la dominación francesa desde las jornadas de Talavera, se vió presa de los invasores y víctima de las vejaciones tiránicas de ellos, para luego serlo de la barbarie inconcebible de los que se decian sus amigos y salvadores ¡Historia triste que puede decirse comienza en la ciudad que tan heróicamente había defendido los fueros de la patria independencia y acatará en otros lugares, tan sangrienta y abominable. con escandalo de la justicia en el mundo todo civilimdo!

Mas no se limitaron á la pérdida de Badajoz las consecuencias materiales de aquella malhadada campana. Porque à aquélla siguió inmediatamente la de Campo-Maior y Alburquerque, fortalezas que sería necesario conquistar antes de emprender la operación de trasladarse los franceses al valle del Tajo, tan recomendada y últimamente exigida por Napoleón.

Ya que Soult considerara difícil, si no imposible, la conquista de Elvas, no quiso apartarse del teatro Campo-Made aquélla su última jornada sin someter antes la pequeña plaza de Campo-Maior, tan próxima también y en tan excelente y estratégica posición situada. Pero teniendo ya noticia de la retirada de Massena, comprenderá el lector que sin pena alguna ni disgusto siquera, encomendó la empresa á Mortier, volviéndose él à Sevilla con dos regimientos de infantería y otros dos de caballería para así poder rechazar las agresiones con que Ballesteros amenazaba á la capital andaluza y sostener á Víctor en los ataques de que era objeto por parte de los defensores de la isla gaditana.

Poco valian las fortificaciones de Campo-Maior y se hallaban además descuidadas, sin haberse corregi-



do sus defectos ni conservado y menos reparado sus muros. Lo que si tenía dentro de su recinto em in gobornador, el mayor de ingenieros José Joaquin Talaya, oficial valiente y hombre de honor, con unos 2 000 de las milicias de la emidad y poblaciones mas inmediatas. Mortaoi sa io de Badagoz el 14 de marzo y aquel masmo día se situaba frente á Campo-Maior unentras Latour-Maubourg establecia con sus dragones el bloqueo y despejaba las cercanías y sus avenidas de cuantos enemigos pudieran acudir al eccorre de la plaza. Inmediatamente después, el mariscal francés ocupó el feorte do San Juan, abandonado de los portugueses por su falta de condiciones para la defensa, y procedió á la construcción de tres baterías, una de piezas de á 24 y las otras de morteros y obuses que rompieron el fuego al amanecer del 15, á pesar del vivo y eficaz con que se los contestiba desde el castllo El 16 continuaron las ol ras sobre el baluarte del Concelho, y el 20, avai zando estas más y mas hasta el camino cubierto, se abría brecha, cuyo asalto improvisado y prematuro fué reclazado fácilmente per la guarnición de la plaza. Una nueva internación, sm embargo, consiguió que Talaya ofreciese entregar 🕨 fortaleza si 24 horas después no era socorrida, y, no siéndolo, al ejército francés ocupo el 21 á Campo-Maior, quedando prisioneros de guerra sus defensor⊗. excepto los milicianos que obtuvieron permiso para retirarse á sus hogares con la condicion de no volver à tomar las armas contra las del Emperador

Ese plazo, exigido por el valiente Ta aya, proporcionó à la causa ponnisular una ventaja tan brillante como inmediata, desquite gloriceo de la pérdida de Campo-Maior y del fuorte do Alburquerquo expugnale por la caballeria de Latour-Maubourg el 16, cuando se presentabun para apoyarle en su empresa un regimanto co infantería y algunas piezas de campaña... A. laban el dia 25 los franceses ocupados en retirar á Badajoz la artilleria cogida en la plaza portuguesa, cuando aparecicror, por el horizonte de Elvas las tropas de Beresford, caya caballeria, san dotonerse un immento al avistarlos, cargó con tal violoncia á la a Late u-Mai boi rg, que con a gunas piezas iba en retaguard a de los imperiales que, por confesion de sus messos com satriotas, la paso en plena derrota. La infanteria francesa se retiró formada en cuadro, y hubie rasido también deslegita si Mortier, noticioso de tal desastro, no hubiera sahdo de Badajoz en su auxilio con aumerosas fuerzas que lograron rechazar á los ar. go-portugueses en el glasis mismo de la cabeza del ptente del Guadiana, á que habían llegado en su inipetuosa acontetida.

La causa, sin embargo, a que principalmente deben amburse la pérdida de Badajoz y las consecuencias Romana res acabamos de apuntar, os la nuierte del perínento marques de la Romana, general en jefe del ejércite encargado del socorro de aquella piaza.

El marques, unido á Lord Wellington con lazos de carecha amistad y con los de un compañensmo el más mamo en el ejárcito, sobre todo desde que se traslado con las divisiones tantas veces citadas la las líneas de Torres-Vedras, se Lallaba en Cartaxo al avanzar los uados sobre las nuevas posiciones elegidas por Massena entre Santarén y Leiria. Al disponerse para regresar a España con sus tropas ou socorro de Badajoz, se vió





asaltado de violentos ataques de disnea al pecho, que si en un principio se consideraron como poco importantos y hasta pasajeros, fuerou agravándose hasta producirle la muerte el 23 de enero de 1811. El despacha dirigido aquel día por Lord Wellington á su hermano Enrique, la explica en estos cortos renglones «Tergo el sent miento, dice, de manifestaros que ha fallacido hoy el marqués de la Romana. Hace algunos días que sufria de espasmos al pecho y desde entonces se hallaba bastante mal. Yo le veia todos los días y aver etaba mucho mejor, se encontraba tan bien esta mañana que habló de venir á verme, tuvo intención de irecé Lisboa en su regreso á Extremadura y su secretario le dejó para preparar su recepción mañana en Villa-Franca y su paso del Tajo: pero fué de nuevo atacado por los espasmos y murió hacia las dos de la tarde: (1)

Y anade à rengión seguido: «Su pérdida es irreparable: en las actuales circunstancias gnoro quién pueda reemplazarle, y es de esperar que será seguida de la de Badajoz. Sería necesario que la Regencia eligiera todo lo antes posible una persona que tomase el mando del ejército del Marqués de la Romana, y espero que será una que esté adornada de condiciones de carácter conciliadoras.»

Y tanto como fué irreparable; porque de habers Romana presentado en Badajoz con las divisiones pro-

Todo esto hace presumir un aneurisma.

<sup>(1)</sup> Dice otro despacho de Wellington alle hiso la sutopsia del marqués de la Romana, é incluyo copia del informe de los médicos sobre la causa de su muerte en el que aparece la opinión de que hubiera sido imposible salvarte. El primer espamo que sintió se supone haber sido por el esfuerso hacho por la sangre para circular al interceptarse la arteria, y el seguado sefuerso la hiso estallar.»

cedentes de Lisboa, muy otra hubiera probablemente ado la suerte de aquella plaza. Las operaciones del ejército de Extremadura hubieran tomado rumbo distinto dirigidas por un jefe cuya voz habrian escuchado la Regencia, tal eco tenía en las esferas del Gobierno, Lord Wellington, que en tanto le estimaba, y cuya auteridad, por fin, hubicra respetado el general Ballesteres pera ejercer su acción militar sobre las comunicaciones y retaguardia de Soult en vez de emplearla en acosar á los franceses hacia Sevilla, objetivo que siempre había de resultar quimérico en la exiguidad de sus fuerzas (1). Aun sin eso, la batalla del Gévora, ó no hubrera tenido lugar ó se habría dado en muy diferentes condiciones; pudiendo esperarse, en vez de la derrota safrida, una victoria completa de nuestros compatriotas y el levantamiento del sitio al día siguiente. Supóngase el campo de San Cristóbal fortificado convenientamente según las instrucciones enviadas á Mendizábal por el Marqués, con acuerdo ó por inspiración del Lord, y se comprenderá que nunca hubieran bastado las fuerzas de Soult para desalojar a los españoles de aquellas alturas é interrumpir las comunicaciones con Portugal, Y esto constituía la salvación de Badapz, perque daba alientos y fuerza para la defensa de

<sup>(1)</sup> Mend.zábal acudió al Gobierno, que no debió atender á ma peticiones de socorro, si general Lapena, que le ofreció emprender una expedición, cuyo resultado as conocería en Badajat, y á Wellington de quien ni la Carrera ni Monsalud, emisarios de nuestro compatriota, lograron obtener más que lo manifestado en el curso del presente capítulo

manifestado en el curso del presente capítulo

Schépeler, al anunciar la muerte de Romana, dice- apérdida real para España en momento tan decisivo, porque Romana

Possia la confianza de los ingreses y la amistad de Wellingión que hubiera hecho por él más que por otros, no distribu
rendo el orgullo beltánico sus sucorros más que por el favor a

la plaza y además trempo para la llogada de mevos refuerzos que buriarian los proyectos del francés, obigándole a volvez apresuradamente a su Capua sevillada.

No le quise así el cielo, y la pora autoridad de que todavía gozal a Mendizal al en su mando, además intermo, y su falta de pradencia al no seguir las instricciones que recibiera, causaron el desastre del 19 le febrero, clave del sucesivo de la rendición de Badajor. Pero seguimos creyendo que muy otra hubiera sido la suerte de aquella fortaleza y de la campaña toda de Extremadura en 1811 y 12 sin la muerte de Romans, enyo merito nunca como en tan fatal ocasion fué recenocido y proclamado. No hay que buscar, porque no se hallará, juez mas competente para calificar ese merito que Wellington, el severismo y hasta a asionado é injusto para con los estafoles, generales é soldades: y, sin embargo, al recordar al marqués de la Romana parece así como si no hallaso nadie á su lado que se 🤘 igualara ni que pudiera compaiar-ele, «He perdie. escribía á Men lizabal, un colega, un amigo y un consojero (an adviser), con quien he vivido en las mas felices reliciones de amistid, intimidad y confianza, y yo voneraré y sent re su momoria hasta el último astanto do mi existencia 🦫 «Sus talentos, escribía también al condo de Liverpool, sus viitudes y su patrion∗ mo son bien conocidos al gobierno de Su Majorial El cjárcito español ha pel lido en ál su mas belio or namento, su naci su el mas sir cero patriota y el mundo el campeón más esfinzado y coloso de la causa en que estamos empeñados y yo reconocere siempre con gratitud el ayuda que recibí de el, tanto en sus opera-

П и гол Народр — То

nones como en sus consejos, desde que se unió á este ejército

No fué menos tristo la impresión que produjo en España tan lamentablo succso. Hubo de enmudocor la envidua, acallaronse los resentimientos que provocam a conducta de Romana en las provincias donde tuvo que desplegar las condiciones de su carácter enérgico r vehemente, y la Representación nacional en su senou dei 10 de marzo de 1811, además de mandar se lo niciosen los honores de su empleo de capitán general de ojereito en los puntos por donde se llevara su cada ver, decretó que en la sepulta, a que le destinase su familia se hiciera poner por el Gobierno una lápula con la equiente inscripción.

AL GENERAL
MARQUÉS DE LA ROMANA
LA PATRIA RECONOCIDA
ASÍ LO DE RETARON LAS CORTES GENERALES
Y EXTRAORDINARIAS
EN CÁDIZ Á VIII DE MARZO EE MOÇCOXI

Lord Wellington Lizo embalsamar el cadáver y dispuso sa traslación á Lisboa para ser adi enterrado con los honores debi los, para lo que do solo nombró los cuerpos portugueses que habrían de hacérselos sino los inglesos también que le acompañaran. Consultants, locía al coronel Peacoche, al ministro español en Lisboa respecto al tiempo y modo en que so propose sea enterrado el difunto Marques de la Romana, y dispondreis de las tropas de viostro mando de la manera que habléis más proj la para poner de manifiesto el sincero respeto y la consideración que todos sentimos a su momeria y para rei dule los mayores honores.



Estos la fueron hachos al 27 de la mantera mia cum plida al sur el féretro dimembarendo punto á Belom, y en la iglema después de San Jerónimo, por el operato y las autoridades todas civiles y scientárticas, hasta sur depositado en oupera de ou transporte à España (1). No tardó, con efecto, en verificarse la traslación á Mallor en, patria del heróico prócer, mendo encerrados sus restes en un magnifico espuicro que la viuda Line construir en Banto Domingo y fué llevado á la catedra el ner derruido aquel convento (2).

Y por siorto que en con relación se dise que las entrafasque estaban en un cofre, fremos sepultados pueto al altar dele encrestía.

La Gorde de Lieban, después de estampar un apunte blogrifico del Marquin decia «La feltin que sonduno el cetiver do este cijebra general, liegó & Liebea, el. 24 de enere per la moute: à la mattana signisate fut conductde à borde de la fragata de guerra Perelo. 34 17 6 medio dia desembaret # correc junto á Bolem, acompañado de la faida del simiran lango purtugudo y do algumes otras inglessa em que ventan ti almirante Berkeley y muchos oficiales de marian. En is piste mayor de Beiem y en el trecho que hay desde dondo baré n operac à tiurra hasta si monasterio de fun Geronino, establ formada la cabalteria ingicea y peringurea, el regimiente per luguis da minateria de tinca nam 12, un enerpo de remuti rios roaiss do comorcio, un batalión de la brigaria real de Marina y un regimiento de lufautoria inglés. Il ranpió el acompt-Sami-ato un escuadrón del regimiento de enballeria portugie m atm. 6, ours de dragenes tagieres y un butailés du infacté. ria inglesa Seguia después la caza marinoria conducida et hombron de carabineros resien, las bortas del paño que la enbring an lieve was too offergies superiores del asteon mayor et pattol y offetalen inglesen, y & len jarion ihan, lan cytarion de la rasa real con buchan do cera. Regutan desputu los miciales ginorales inguetes y partugueses de mar y tierra, les missetes ingiés y español y un gran número de adeiales do las tres 🖛 plones, à que asgulax des exches de resputo de la casa real.).

<sup>(2.</sup> Al traviadarse el mancoleo de la catedral, les hijes del marques de la Romana hicieron abriz el férotro y haliares in carropto el caldest de su lucigne padre, en caya puebe la liaba in piaca de la gran crus de Carlos III, que recogistes para conservaria en su poder, otreciéndola guis tarde les sicios al autor de ceta historia, uno de los más entantustas alimitadores del beréfeo gazaral, un abuelo.

Era el Marqués persona de excepcionales condiciones de talento y de instrucción vastísima, fomentados aquél y ésta por sus sabios profesores de Lyon, Salamanca y Madrid, pero mas todavía por los consejos y el ejempio de su ilustre padre, el general, de su titulo también, muerto gloriosamente en la triste expedición de 1774 á Argel. Con eso, los nunca interrumpidos epreictos corporales y el manejo de las armas, la exposicion, también frecuente, á los rigores del tiempo en les distintos y rudos climas que desafió en les largos viajes que hizo por todas las naciones de Europa, así fortificaron su cuerpo como elevaron su espíritu, adornándelo con el conocimiento de diversos idiomas antiguos y modernos de que se valió para la formación de una copiosisima y selecta biblioteca, el mayor adornohoy de la Nacional nuestra. Marino en los comienzos de su carrera militar, se distinguió en el sitio de Gibraltar, captándose el afecto del célobre Barceló, y en vanas expediciones á América, allí, por su imperturbable serenidad siendo el último en abandonar una de las flolantes incendiadas por los ingleses, y en el nuevo mundo por au valor en las borrascas tropicales que hubo de arrostrar su nave y su habilidad para sortearlas. Las m.siones, despues, que so le confiaron para el estudio de las guerras que se sucedían en el Norte del continente europeo, el trato con los soberanos y los generales que las mantenían, y los materiales que trajo para su major aprovechamiento y el de las industrias de toda clase que también examinó en aquellos viajes, le crearon en España una reputación que justifica sobradamente las distinciones que hubo de merecer de nues tros gobiernos. Ya hemos dicho cual fué su compor-

Томо іх 16

tamiento en Navarra durante la campaña de 1793 á 94 y en Cataluña un año mas tarde, tan heróica en el Pontós como antes en Castel-Pignon, hemos relatado minuciosamente los meidentes todos de su acción salvadora en nuestro ejército expedicionario de Dinamarca, gloria que, más que los españoles, ensalzaron sus aliados británicos, jueces severos pero no influidos por las pasiones que siempre suscitan las rivalidades, las envidas y la política, que pudiéranios llamar domesticas

Por eso Lemos apelado al testimonio de los extranjeros y al recuerdo de las manifestaciones que le prodigaron de su admiración, para dar á conocer el mérito de nuestro, por tantos conceptos, insigne compatriota, infatigable mantenedor de la independencia nacional también desde su desembarco en las costas españolas del Cantábrico en 1808 hasta su tan lamentablo como inesperada muerte en Portugal.

65e necesitan más pruebas del mérito que atesoraba el marqués de la Romana y de cuán fundada es nuestra opinion de que sin su muerte se hubiera más que probablemente salvado la plaza de Badajoz en su memorable sitio de 1811?

Pero era fatal en sus com.onzos ese año para as armas españolas Pocos días antes que Romana, perdian la vida otros dos de nuestros más conspicuos generales, el duque de Aburquorque, víctima de sus miserables detractores y de la ingratitud y debilidad de nuestro gobierno, y el herorco Menacho, tan inteligente y activo como constante en su noble porfía de no dejar á la posteridad un nombre por bajo del de sus glorio-

siamos antecesores, los gobernadores de Zaragoza, Gerona, Astorga y Ciudad Rodrigo. ¡Honrosa emulación la provocada en nuestros hombres de guerra que, enardecida por el patriotismo del pueblo español, los elevó al pinaculo de la gloria!

ra e Google

H (程度) 10 F v.

## CAPÍTULO III

## TORTOSA

El general Suchet, -Su conducta en Aragón. - La de Caro en Valencia. La de O'Donnell en Cataluna Sitio de Tortosa. Preliminares Comienza el sitio. La plaza los sitiados. - Sale Caro de Valencia. Acción de O'Donell juato al Ebro. —Salida de. 8 de agosto. — Derrota de las tropas valencianas.—Macdonald en el campo de Tarragona Junta de Macdonald y Suchst en Lérida - Acción de La Bahal. - Nueva campaña de Villacampa. — Acción de la Puensanta.—Espoz y Mina en Navarra.— Batida del general Rellie — Acciones de Flix y Falset — Acción de Ulidecona. — Vuelta de Macdonald al Ampurdán — Batalla de Cardona. Acciones de Liadó y la Cruz cubierta. — Vuelta de Macdonald al Ebro.—Cerco de Tortosa —Primeros trabajos del sitiador La defensa.—Alacha y Uriarte.—División de. mando.—Conducta de Uriarte.—Siguen los trabajos del sitiador.—Salida del 26 de diciembre. La del 28.—Las baterías francesas tompen el fuego.—Primer Consejo de guerra en la plaza.— Ataque del frente de san Pedro.—Triste eltusción de la plaza,—Segundo consejo. Sucesos de 1.º de enero de 1811. -Bateria de brecha.-Constos de capitulación.-Saint Cyr en la plaza — E. 2 de enero — Entrega de la plaza .— Conducta de las tropas.—La de Alacha y Uriarte.—Bajas. Efectos que produjo a rendición de Tortesa —Pérdida del castillo dei Coll de Balaguer. Retirada de Macdonald à Lérida.

Por los días mismos que en Andalucia, Extrema El general dura y Portugal tenían lugar los sucesos referidos en Suchet. los dos capítulos auteriores, continuaba en las demás provincias la encarnizada lucha que, abarcando la Península toda, se singularizó en la era napoleónica por lo general, lo obstinada y sangrienta. Manteníase muda la Europa central y llorando su desgracia desde la jornada de Wagram y el tratado que acabaría por confundir la ilustre sangre de los Hapsburgos con la

и м Н 4 Р 4 Д В И hasta entonces obscura de los Buonapartes; y eólo España y Portugal se atrevían é defender palmo á palmo y con pertinacia verdaderamente antigua el solar tres siglos antes reconquistado á las innumerables huestes de la Morisma. En teatro tan vasto se hacía á los frauceses imposible sujetar á los moradores con cadenas tan robustas que los mantuvieran desarmados é inactivos, así es que de todas partes, de los campos como de las poblaciones no apreciadas por su corto vecindario y desguarnecidas por consiguiente, brotaba en España la insurrección, cada día más nutrida de fuerza y amenazadora.

No nos ocuparemos ahora de cómo en Murcia y Granada fué sosteniéndose el ejército que dejamos en el capitulo II del tomo VIII resistiendo la acción de Sebastiani, empeñado en sujetar unas provincias cuya independencia comprometería la ocupación de Andalucia Tampoco iremos en tales momentos á contemplar las operaciones que en la frontera de Galicia, en Asturias y las comarcas castellanas del Duero y alto Ebro ejecutaban nuestros compatriotas para estorbar, por lo menos, las que dirigían los enemigos 🛦 mantener expedita la comunicación del ejército de Portugal, proteger los convoyes á él destinados y reforzarlo. Cada una de esas grandes regiones tenía para españoles y franceses misión distinta en el plan general respectivo de la guerra, y, al dar cuenta de los movimientos y choques sucodidos en ellas, podrá enlazarse su historia dentro de su también respectiva zona, sin temor à confusión alguna con el posible, ya que no perfecto, sincronismo Llaman otra vez con preferencia nuestra atención los acontecimientos militares que presenci, con las provincias levantinas de Valencia y Cataluña, tanto más interesantes cuanto que debían influir poderosamente en el proyecto puesto en ejectición por el Emperador de los franceses para c. ensanche y afianzamiento de sus ya yastisimos dominics

Si el reves sufrido en Valencia por Suchet habia almentado los alientos y las esperanzas de los leales mantenedores de la independencia nacional en aquel sutiguo remo, la perdida de Lérida, Mequinenza y Morella hizo temor á todos, valencianos, aragoneses y catalanes, nuevos días de prueba con el rumbo pausado y metódico que el general francés había impuesto a sus operaciones. Sería el dictado por Bonaparte para asegurar la ejecución de los proyectos á que acabamos de aludir, sería el que aconsejara el escarmiento de Valencia pero no era prudente en los españoles ni aun les era dable ya presumir que iría de nuevo á cometer ligerezas como la reciente y tan rudamente castigada ante los muros de la ciudad de. Turia. Por el Su conduc contrario, dedicado al aumento de las fuerzas y á su <sup>ta en Aragón</sup>. conservacion en el mejor espíritu y en la disciplina mas rigurosa posible entre soldados que, en su carácter de invasores, se consideraban con derecho á todo genero de liconcias y vejámenes en el país conquistado necesitaba no dejarlo tan exausto ni tenerlo tan vejado que se convirtiera en obstáculo muy difícil de superar al emp render las of eraciones que le estaban encomendadas. Y si desde que se encargó. Jel mando del 3.er cuerpo de ejército y del gobierno de Aragón había puesto su mayor empeño en administrar aquellas provincias de modo que, sin esquilmarlas, pudis-

ran atender al sostenimiento de las tropas y aun de los elementos, españoles y todo, necesarios para esa misma administración política y económica, todavía es cameró más en tarea que él bien sabía era la que más le había congraciado con el Emperador La conducta atropel'adora y rapaz de varios de los generales francesce que operaban en España, la de Augereau particularmente, tenta disgustado á Napoleón al compararla, sobre todo, con la ordenada, metódica y, en su concepto, atractiva del, al mismo tiempo, enérgico y hábil conquistador de Lérida y Mequinenza.

Cortés y atento para cuantos á él acudian, sunque orgulloso de sus talentes y frie hasta la erueldad en sus cálculos políticos y militares, Suchet, más que un carácter francés estentaba el emmentemente británico de un Wellington, á quien dicen que era parecido hasta en muchos de los rasgos de su fisonomia. Valiéndose, pues, del prestigio que le proporcionaban esas cualidades y los triunfos ultanamente conseguidos, for organizando una administración que, si bien parecia opresora y despótica, le atrajo, por lo ordenada, muchas voluntades, en la tierra llana, sobre todo, libre de los choques, puede decirse diarios, que tenian lugar en la montgosa entre los invasores y puestros patnetas. Las obras con que procuró quitar á Zaragoza el aspecto desolador que ofrecian sus ruinas; la policia que establoció para dar segundad á los habitantes hasta de los atropellos de sus opresores, y el método que introdujo en sus mismas, aun extraord.names, exacciones, le proporcionaron al respeto y ese prestigio que se tradujeron en la tranquilidad que necestaba en Aragón para no haber de abandonar, ni siquie-

۱.

La de Caro

ra demorar, el curso de sus proyectadas operaciones ea la raya de Cataluña. Los aragoneses, ya lo hemos dicho, creían haber puesto á cubierto su honra con su comportamiento, más que heróico, en los dos sitios; y los que todavía repugnaban la férrea opresión de los franceses, iban á aumentar las filas de Perena ó de Villacampa lejos de aquelios humeantes pero mudos restos, eso sí, elocuentes testigos do su nunca bastante ponderada hazaña.

Por la parte de Valencia, las fuerzas del país y las regulares que habían defendido la capital y seguido en Valencia. a Suchet en su retirada con la pars.monia y flojedad que delatamos en su lugar, hubieran pod.do prestar grandes servicios, de ser regidas por quien no atendiese mejor que al de la petria, á sus propios intereses, a los de su ambición personal. Pero D José Caro, que vimos mandaba el ejército de Valencia, no sólo se había mostrado flojo en la persecución de Suchet al tismpo de la retirada de éste á Teruel, si no que, indiferente después á lo que sucedia en las márgenes del Ebro, se dejo arrebatar la fortaleza de Morella que el general francés Montmarie halló mocupada é indefensa La pérdida no era insignificante, pues los imperiales fortificaron dobidamente el castillo, y aunque el general O'Donojú trató de recuperarlo el 25 de Junio y después en julio, fué rechazado en ambas ocasiones. Lo hemos dicho: si Lazán y Caro, puestos de scuerdo, se hubieran decidido á operar con energía per aquella comarca al tiempo de los sitios de Lérida y Mequinenza, ni en aquellas plazas hubiera encontrado Suchet las facilidades que halló para su sitio, ni Morella, después, habría caído en su poder, ni mucho

ra -- Google



menos hubices el llegado a poner á cubierto el país del bajo Ebro de las acometidas con que los españoles pudieran estorbarle su larga jornada sobre Tortosa.

O'Donojú se presentó el 24 de junto auto Moreda y arrolló á las avanzadas francesas que trataban de oponérsele, las cuales, aun recibiendo considerables refuerzos y después de tres ó cuatro horas de lucha, hubieron de retirarse á aquella ya bien apercibida fortaleza Quiso el general español atacarla el día siguiente, 25, y hasta logró batir á los franceses que amenazaban con onvolver á les nuestres en una de sus alas, pere no llegando una columna que, á las órdenes del coronel Don Isidro Monraval, debía penetrar en Morelia por la puerta de San Miguel y cortar la retirada à los franceses, viendo, por el contrario, los nuevos refuerzos que éstos recibían y después de refur el 19 de julio un nuevo y encarnizado combate en Albocicer, abandouó su proyecto para volverso el 26 á Castellón Algo más tarde repitió O'Donojú el ataque, llegando à oncerrar à los franceces en el castillo, pero entonces también acudió en socorro de ellos Montmarie que, según la frase de Suchet, rompió el bloqueo del fuerte y lo avitualló de nuevo. O'Donojú, pues, hubo de cejar do su empresa y pedir refuerzos, para repetiria, á Caro, quien no pensaba sino on rebustocer más y más su autoridad en Valencia hasta asegurarla contra sus mismos concludadanos, irritados justamente de los desafueros que en éllos ejercia (1).

<sup>(1)</sup> Atribuíase entonces à Caro el quimérico proyecto de restablecer la antigua corona de Aragón, nombrándose su dictador y dejando á su barmano, el marqués de la Romana el resto de España. A seo se decia responder la prision en

Tanto clamaron èstos, sin embargo, y con tal fuerza se pronunció en Valencia la opinión contra tal tirana y contra lan punible abandono de los intereses pátrios en la defensa de aquel reino, que, al fin, hubo Caro de reumir las tropas que más á mano tenía, en numero de unos 10 000 infantes y algunos caballos, y, puesto á su frente, dirigirse al enemigo.

Esto era cuando ya Suchot llevaba muy adelantados sus preparativos para el sitio de Tortosa

Por la parte de Cataluña, en que podrían oponér- La de O'Don sele mayores y más eficaces dificultades para su jorna- nell en Catada, ann cuando en la orden imperial, en que se le imponía se le prometiese la cooperación del 7.º cuerpo de ejército, puesto ya á las érdenes del mariscal duque de Tarento, se observaban, con efecto, síntomas do que los españolés no dejarían nada por hacer para esterbársela en cuanto les fuera posible. Pero como al tempo en que se ordenaba a Suchet el sitio de Tortosa, se disponía también el de Tarragona á Macdonald, el general O'Donnell y sus catalanes iban á verse muy apurados para atender al socorro de dos plazas por tan fermidables fuerzas amenazadas. Había, con todo, una derencia entre la posición de uno y otro de aquellos generales, la de que Suchet no tonía que temer una

l'efilecola de Lazán, hecho dejar en libertad por Saavedra; y á 🖘, en el tiempo á que nos estamos refiriendo, otro plan reprobado también, el de provocar un motto en que se hiciese morir á varies personas de aquella capital, enemigas suyas, á Canga Argüelles, entre ellas, y algunos magistratos de la Au-dencia Los sediciosos proclamarían dictador á Caro al mostrarse árbitro, así, de la pas entre los valencianos; pero, descubierto el complot, bubo de fracasar, sin que pudiera, empero, proteguirse el proceso comentado, por tener Curo en sus manos documentos que probahan la traidora conducta de los de aquel tribunal en 1808

H<sub>A</sub>R' FF N F T



lucha transcendental & su retaguardia y flanco derecho, por el estado de relativa tranquilidad en que se hallaba Aragón, la poca fuerza de que podía disponer Villacampa y la decorganizada de Caro, mientras Macdonald tenía que habérselas con todo el Principado y ol ejercito aguerrido de O'Donnell. Barcelona seguia etiada, mejor dicho, bloqueada per algunas tropas y les miquolotes y somatenes al mando del general Iranso que no dejaba pasar un día sin insultar la plaza, cortar 4 los defensores toda comunicación con el exterior e impedir su abastecimiento en el llano y las poblaciones inmediatas. Poco más ó menos se hacia, lo mismo on al Urgel, donde eran duramente castigadas las expediciones de la guarmición de Lérida por las márgenes del Segra y del Nognera Pallaresa en busca de gamado y de los frutos del país. O'Donnell había hacho un liamamiento especial á los corregimientos de Tarragons, Tortosa y Lerida para un gran esfuerzo. En él decia. « Vuelen, pues, á las armas todos los habitantes de estos corregimientos que se hallen en estado do tomarlas. Elíjanse gefes valientes aguerridos y de conocido exaltado patriotismo. Acudan á Falset y Tibisa todos los del corregimiento de Tarragona, á las orillas del Ebro todos los de Lérida y Tortesa para interceptar sus comunicaciones. No haya pueblo que summistre auxilio alguno al pérfido enemigo, pues el tal será tratado como enemigo por eus mismos hermanos.» Y el mismo O'Donnell dirigió fuerzas del ejército sobre los puntos que había señalado, ribereños del Euro, las que el 8 de julio se batian afortunadamente con los franceses en Tibusa á las órdenos del brigadior García Navarro, y el 12 à las del mumo también y à las del brigadier Georget,

rechazando al enemigo después de un obstinado combate de tres horas en que se distinguieron los soldados de América, Granada y granaderos provinciales de la primera división. Esto y un staque, algo anterior, en el puente de Balaguer, en que los Distinguidos de Ultonia vencieron à un grueso destacamento francés compuesto de 600 infantes, 80 caballos y un obus, revelaban, con varios otros incidentes militares provocados por los somatenes, cuál era el espíritu que el sitio de Tortosa había suscitado en Cataluña, donde, á la vez que á las armas, se fiaba el éxito de sus esfuerzos a la eficacia de la más severa y bien entendida administración de sus recursos. Abrió por aquel tiempo sus sestones el llamado Congreso provincial de Cataluña, presidido por el Capitán general. En el discurso de apertura, O'Donnell que, más que de jefe del ejército, representaba el papel de un dictador, después de llamar la atención sobre los motivos de la convocatoria, trataba del aumento del ejercito, de los medios de restablecer el crédito, de las reformas en el sistema tributano y en los ramos todos de la administración pública, hasta de la concentración de las autoridades para dar mas energía aún y actividad á la santa guerra de la libertad del Principado.

Y era tiempo de extremar los esfuerzos que Cataluña hacia para esa libertad, porque se acercaban los mementos en que se pondrían á prueba.

Recibida la orden de sit.ar Tortosa, puesto de sitio de Toracuerdo con el comandante en jefe del 7.º cuerpo y tosa. — Preliminares. sin alarmas serías por la parte de Aragon y Valencia, Suchet se apresuró, según ya hemos dicho, á hacer los preparativos necesarios para jornada que bien com-

prendia the a ser tan laboriosa como larga. Lo primaro á que debía acudir era al transporte del material de que necseitaba servirse, y para utilizar el empleado en la conquista de Lérida y Mequinenza, como el cogido, tambien, en aquellas plazas, tenía que aprovechar las vias que el Ebro, medianamente navegable desde la regunda de aquélias, y los accidentes, bastante escabrosos, del terreno hasta Tortosa, pudieran proporcionarle. Estableció, pues, en Megumenza su parque, reumendo un tron de más de emcuenta piezas de todos calibres y cuantas municiones de boca y guerra creyó indispensubles para llevar á feliz término su empresa. Y ya que la estación, era on junio, no permitiria el transporte por el Ebro, escaso de aguas en ella, más que en proporciones muy limitadas, so resolvió á reparar el famozo camino llamado de las Armas, aquel que el Duque de Orleans había hocho abrir en 1708 para su jornada desde Falset y Mora & Tortosa. Precedidos del general Paris, que con una brigada do infantoria se encargo de ocupar las posiciones principales y las aldeas próximas al camino, fueron los ingenieros y zapadores á trazarlo para que inmediatamente lo abriesen ó despejaran de los obstáculos en él acumulados en mas de eien años de desuso, mil ó mil descientes trabajadores sacados de los regimientos del ejército. La obra, ast, pudo ejecutarse con la prestoza nocesaria à posar de haber les que la ejecutaban de tomar no pocas veces el fusil para repelor los staques de nuestros guernheros, y defenderso de los rigores del clima y de las nubes de insectos que no ceesban de molestarios (1).

<sup>(1)</sup> Dice Suchet «Sufrian sed y, lo que no era tormenie menos real aunque dificil de comprender para quien po ce

Entre tanto Suchet reumó en Atcañiz y Caspe el grueso de las tropas que destinaba al sitio, y el general Habert, fingiendo dirigirse dosde Lérida a Barcelona, apareció en García el 5 de julio, un día antes de que el comandante en jefe estableciera su cuartel general en Mora, población, como todo el mundo sabe. muy próxima á aquélla y agua abajo en la márgen opuesta, derecha del Ebro. Todavía se adelantó más la brigada París pues que, ocupando seguidamente Miravet, Pinal y las Armas, se puso en contacto con la diviaón Laval que, procedente también de Alcañiz y despues de asegurar las pósiciones de Morella, San Mateoy La Cenia contra cualquier ataque de los valencianos, se había presentado ante Tortosa y su puente la mañana del 4, no el 3 como dice Suchet en sus Memorias. Aquel mismo día hizo establecer el b.oqueo de la plaza en la derecha del Ebro, apoderándose de la barca en uso para el de la carretera general de Valencia á Barcelona, poniéndose en comunicación con sus camaradas de Lerida desde Cherta y ocupando sólidamente los arrabales de Jesus y las Roquotas para interceptar las salidas que pudieran emprender los tortosinos. Con eso, con naber echado dos puentes volantes, bajados de Lérida, en Mora y Cherta para la comunicación de las tropas de una y otra orilla, recogido quantos barcos pudieron hallarso en ambas, intentado, aunque en vano, quemar el de Tortosa fanzando sobre él por la corriente del río algunas lanchas repletas de fajinas

Dozea los climas cálidos, nubes espantosas de mosquitos, multiplicados por el estancamiento del aire y del agua en c'ertos parajes, caían sobre ellos, se adherían á sus misunbros, a su cara, y las impedían casi trabajar, ver y aun respirar.»

embreadas, y tener expedito el paso de las Armas, podían darse por terminados los preparativos para el sitio de una plaza tan admirablemente situada si habían de proseguirse los vastos planes da Napoleón en questro literal de Levante. Sólo faltaba la cooperación, que se le había prometido, del 7º cuerpo; pero el mariscal Macdonald, llamado á Gerona por los avisos que recibía del peligro á que estaban expuestos los convoyes de Francia, atacados siempre en el Ampurdán, no podía por entoness llevar su acción al Ebro en apoyo de los situadores de Tortosa, como lo hizo después en los momentos más críticos para Suchet.

Estaba, sin embargo, dado el primer paso para la jornada é iba ya en continuarla con vigor la honra del 3 es cuerpo francés y la de su jefe; con lo que éste se dedicó á, apoyado ó no por su colega de Cataluña, dar feliz remate al decompeño de las terminantes órdenes del Emperador, su soberano.

Comitonsa el sitio.

El día 4 de julio, ya le hemos dicho, establecé Laval el bloqueo de Tortosa por la orilla del Ehro No habrían de verlo impasibles los situados; y al reconocer los franceses, en número de unos 2.000, la cabeza del puente, ya se encontraba en ella, enfermo y todo, el gobernador de la plaza, brigadier D. Manuel Velasco, con algunas compañías del regimiento de Soria y una multitud de paisance armados que, salvado al campo, rechazaron al enemigo el que, azotado también por el fuego de la Artillaría del fuerte y de los de la otra crilla, sufrió bastantes bajas, especial mente en su caballería (1).

<sup>(</sup>I) Suchet no menciona este choque. Traslada al dia 3 is mal liamada succeidara de Tortosa, haciandola praceder ésta

Aquel, al parecer, meigrificanto episodio señala el comienzo de uno de los sucesos que por su duración. de seis meses nada menos, las polemicas y juicios que provocó, y las consecuencias que tuvo, llame la atencion general en su tiempo y ocupa un lugar preferente en la historia de aquella, guerra, Prólogo, puede decurse, de tal drama, exige una descripción bastanto detenida para dar a conocer el escenario en que se represento, emmentemente estratégico é histórico de mny antiguo, y los actores, con fanta pasion discutidos y juzgados

Tortosa, ciudad de origen desconocido por lo re- La plaza. moto, obtavo en los posteriores tiempos, ya historicos, fortificaciones que aún se revelan en sus muros, muestras estos de las varias dominaciones que ha sufrido. su situación privilegiada cerca de la desembocadura del Ebro en el Mediterrámeo, que así puede ofrecerla su apoyo, y en la comunicación de Cataluña con Valencia, única entonces en litoral tan importante para las operaciones militares como para el comercio entre ambas provincias, han hecho á Tortosa blanco y objeuvo de cuantos han pretendido enseñorearse de ellas, assar á la primera para mejor sujetarla ó abrirse paso

también de la presentación de una vanguardia de cabal ería que envolvió una parte de las tropas españolas que estaban fuera de la cabeza del puente é alzo algunos prisioneros. No es cierto, y por eso no senala fectia á la hazaña de sus jinetes. Además, pues, de la equivocación de las fect.as, hay en las Memor as de Suchet la ocultación del choque del día 4, tan demitado en los par es españoses, que se nomi tan en ellos los muertos y heridos que en él tuyteron nucetros compatriotas, Soldados y paisanos, así como consta la orden general en que O Donnell dispuse se recompensara á los que más se habian distinguido en aquella salida que puede contarse como la primera del atto de Tortosa.

e la segunda con el fin de, por la misma, dirigirse penotrar en el corasón de la Península. La possión de Tortosa y Lerida asegura, con efecto, el aislamento de Cataluña, y de ahí el empeño de su conquista en las guerras de Sucesión y de la Independencia. Al mismo tiempo abre la entrada en el riquísimo litoral de Levanto y al centro de España, para lo que la aseguraron los romanos en su invasión, y Carlomagno y su émulo el primor Emperador de los franceses en las que verificaron en la edad media y principios de este aiglo. Este doble objeto estratégico ha dado á aquellas plazas la importancia máxima que nadie puede, con tales ejemplos, negarles.

La de Tortosa, de que ahora nos toca tratar, esta levantada en los confines occidentales del Principade catalán y en el declive de las últimas estribaciones de la sierra de Prades y en el Coll de Alba, bañadas por el Ebro que lame, así puode decirse, las murallas de la plaza en su parte más baja. Sus fortificaciones, renovadas, modificadas y en aumento segun los diversos astemas introducidos on la sucesión de los tiempos hasta entonces, consistian en un reciuto abaluartado que en parte cubro esas mismas alturas acabadas de indicar 3 por otra cierra las avenidas de ambos lados, los dos llanos, agua arriba y agua abajo de la fortaleza, bañados, como ella, en su pie por las aguas del Ebro. Ese recinto afecta la forma de un gran pentágono sumamen te irregular, cuyo lado mayor, de más de 1.100 metros de extensión, se esta mirando en las aguas del río. Forma etro el septentrional que cierra el barno de Remolinos con un muzo sencillo, pero cubierto s su fronte y en una meseta próxima por el hornabe-

que llamado de la Tenaza, que domina esa misma meseta y todo el llano que soñalamos agua arriba de Tortosa. El tercer lado se extiende en rápidas ondulaciones hasta elevarse á un alto de rocas que domina toda la cudad, defendido para el exterior de ella en su parte oriental por tres baluartes, Victoria, Cruces y Cristo. En ese lado, también extenso pues que mide cerca de otros 1 000 metros, la muralla, salvando en una de sus ondulaciones el ancho y profundo barranco del Rastro, se apoya para interceptar su transito en un reducto, el Bonete, que hace juego con el balunrte inmediato de la Victoria para bairer, además, con sus fuegos la emmente planicie que tiene à su frente, y la Avanzada del Cast.llo, fortaleza, éste, que sirve de ciudadela á la población por su parte occidental entre ella y el barrio de Remolinos. Los baluartes de la Victoria 3 Cristo constituyen el cuarto lado de solos 350 metros próximamente, pero ondulado con el saliente de Crucos y defendido en su exterior á unos 150 metros de distuncia, salvada por una sólida caponera, con el fuerte de Orleans que consiste en una lunota con foso abierto en la roca y camino cubierto, reforzada al Sur por una obra aregular que domina y bate de revés el llano regado por el Etro agua abajo de la ciudad El quinto lado, per fin, le forman el baluarte de Cristo y el de San Pedro, teniendo en su promedio el Temple, sistema irregular de obras, de las que la mas avanzada é importante es una gran medialuna muy saliente en aquella cara y que por estas circunstancias figurará mucho en el ataque de los franceses al baluarte de San Pedro

La ciudad, que ofrece varias salidas por Remoli-

nos, el Rastro, el Río y el Temple, comunicaba con la orilla derecha del Ebro por un puente de barcas de unos 100 metros de largo, cubierto en su salida al campo con un fuerte rebeilín, armado suficientemente y al abrigo de cua quier golpe de mano.

Muros antiguos en varias partes del reciuto y en las comunicaciones de algunos de sus fuertes, sin terraplenes ni foso, robustos, en otras, y con las formas de la fortificación llamada entonces moderna, y bien entendidos y hábilmente combinados y protegidos en las obras exteriores, constituina en su conjunto una plaza, ai no de las de primer orden, bastante considerable tácticamento considerada y más, según dijimos, en el concepto estratégico. Pero su mayor fortaleza consistiría en los recursos que pudiera obtener de fuera, así por la parte de Valencia como por la de Cataluña, y principalmente de la faita de los que llegaran por el Principado al atiador, sin los cualos mal podría éste llevar á cabo su empresa no teniendo dominada con ellos y por lo menos despejada de enemigos la margen izquierda del Ebro en que asienta Tortosa con la, puede decurse, totalidad de sus defensas (1)

En sitio tan largo y en la mayor parte de su duración con las comunicaciones libres, las fuerzas de la guarnición debieron variar mucho en su número. Fueron siempre, sin embargo, proporcionadas á las cucunstancias del momento.

En 15 de junio consistian en un batallón del cuarto regumente de Marina, 3 de Soria, 6 de las des secciones de línea catalana, 1 de voluntarios de Ara-

<sup>(1,</sup> Vease ul Atlas del Depósito de la Guerra.

gón, 1 de cazadores do Orthuela y 1 de cazadores de Palafox. Total 13 batallones con fuerza disponible de 223 jefes y oficiales y 4 659 individuos do tropa

El 15 de agosto eran 17 los batallones, habiendo entrado en la plaza 2 de Almansa, 1 de Doile y siendo 4 los de la 2.º sección de línea, con fuerza, en suma, de 5.845 soldados y 390 jefos y oficiales.

El 1º de enero de 1811, por fin, la 4º división del primer ejército, al mando del conde de Alacha, gobernador de Tortosa, tenía la fuerza de 6.031 soldados y 319 jefes y oficiales en 14 batallones por haber sando de la plaza Almansa, Dorle y Palafox, que la guarnocían anteriormente.

La artillería contaba con unas 180 piezas en la plaza y sus fuertes (1).

A la salida del 4 de julio succheron otras con el Salidas o fin de esterbar á los franceses el que se fortificaran en los atiados. Jesas y las Roquetas. Junto á la iglesia de este segundo arrabal tenían ya el 6 los sitiadores establecidas dos piezas de artilleria, y las nuestras del puento las obligaton á retirarso, pero, no satisfechos con eso los sitiados, salieron a campo y lograron con sus guerrillas atraer la caballería enemiga al alcance de sus cañones y escarmentarla rudamente. Esto sucedió el 6 y el 8, y e. 9 repitieron los franceses sus ataques con la misma maia lortuna que en los anteriores, particularmente en el del

r = Gougle

HARMAR N. T

<sup>(1)</sup> Estas cifras, sacadas de los estados que arregió la Sección de Historia Militar en 1821, no conquerdan con las estampadas por Suchet en sus Memorias, quien, atribuyendo á la guaraición 11 000 hombres, señala á ésta, as rendirse, la fuerta de 9.461.

En el momento oportuno haremos ver las varias op.niones que se han consignado sobre este punto

I en que, empeñados en aseltar el puente por des veces, sufrieron pérdidas de consideración (1) Pronto lograron los franceses su desquite de aquel descalabro. Envalantonados los tortosinos con aquel éxito, salieron, en número de 600 soldados, acompañados de algunos paisanos, y con tal impetu atacaron los puestos avanzados de los situadores, frente á Jesús y las Roquetas, que pusieron en poligre su campamento; pero, acudiendo Laval con un regimiento francés y Chlopiski con otro de. Vístula, rechazaron a los españoles, causándoles bajas, cuyo número ascendio al de 12 6 15 muertos, 86 heridos y varios dispersos ó pristoneros. Así y con, los ataques simultáneos que las tropas de O'Donnel, emprendieron en Tibisa, comenzó el entode Tortosa, al que fué por nuestra parte destinado como gobernador de la plaza el general conde de Alacha, en relevo de Velasco, cuyas dolencias se le babían agravado con no dejar de asistir personalmente á las alarmas y combates refiidos junto á la cabeza del puente. Esas salidas, combinadas con los movimientos que en los mismos días andaban operando las tropas españolas de Cataluña y Valencia, tenían en constante alarma á los franceses, impulsándoles á apresurar el transporte del maternal de sitio por el

<sup>(1)</sup> a Mientras duraba el combate se dice en el Diario Militar de Tostosa, el paso del puente era muy arriesgado, á causa del diluvio de basas que lo cruzaban, pero las heróicas tortosinas, animadas de un espíritu varoni y aspirando á la gloria de las inmortales, pasaban y repasaban con la mayor sereni dad, llevando agua, vino y aguardiente á sus defensores, que pelesban valerosamente en la estacada y baterias. Dos de elas fueros beridas, y el gobierno ha recompensado sa mérito, con cediendoles el noble distintivo de una medalla de honor y una pensión anual de 100 libras catalanas.»

Sale Caro

Ebro y sus márgenes así como á establecer sus fuerzas en posiciones en que pudioran rechazar á las que acudían al socorro de Tortosa. Cherta y Tibeny vieron extenderse las obras defensivas del puente acabado de echar por Suchet, tanto para facilitar el transito del Ebro á sus tropas como pera mantener á cubierto de un golpe de mano el tren que iba á llevar de Mequinenza, compuesto luego de más de 30 cañones de gruese calibre y varios morteros. Iba también el general francés acercando sus tropas á la plaza, manteniendo. empero, las suficientes en Tibisa y Mora para rechazar los ataques de O'Donnell, y reforzando las de Morella y Ulidecona contra las que sabía se encaminaban de utevo O'Donojú y Caro

Ya hemos dicho que éste había salido de Valencia, más que de sus deseos de habérselas con Suchot, em-de Valencia. pujado por la opinión de sus paisanos, irritados de la tranía y los desafueros que contra éllos ejercía. Salió el 31 de julio, seguido de algumos batallones de in ianteria, seis piezas de campaña y los zapadores que aun permanecían en Valencia, reuniéndose con O'Donoju que, después de las acciones, ya descritas, de Morella y Albocácer, se había, también lo dijimos, retirado á. Castellón de la Plana, temiendo ser cortado per les Franceses que desde aquel ultimo punto y Vinarez avanzaban per el literal (1) Al frente de 10.000

r = Google

HAPMAR NO T

<sup>(</sup>l) Decía una correspondencia de Valencia que el 31 de jello se había presentado en Vinarez un oficial francés con carta de en general intimando á Caro la rendición del ejérc.to de so mando y la entrega de Peñiscola y de aquella capital. Se nos figura que se equivoca con otra remitida por Suchet en solicitud del cange del general Francheschi y sus ayudantes con Saint March y otros dos oficiales nuestros prisioneros en Aragón Sochet no dice una palabra sobre eso en sus Memorias.

hombres de tropa de linea y casi etros tantes paisanes, aunque mal armados y sin regimentar. Caro avanzo por las mismas líneas que en sentido inverso seguian los franceses quienes, al sentir á su frente tal golpe de enemigos, fueron recogiendose para concentrarse en as posiciones anteriores próximas a Tortosa.

Aquella fué ocasión en que Suchet se hubiera visto on gran aprieto y quizás obligado a abandonar su empresa de Tortosa, si los generales Caro y O'Donnell estuvieran de acuerdo y, sobre todo, si el primero hubicco mostrado la energia del Capitán general de Cataluña, Porque, da acometer á la vez con decisión cada uno por su lado con las fuerzas todas disponibles, no las tenía Suchet suficientes para resetir tal ataque. No haciéndolo así, el general francés pudo aprovechar las ocasiones que la falta de acuerdo entre seu adversarios le ofracia, y batirlos saparadamente, dejando sin Acción de defensa exterior la plaza que sitiaba. O'Donnell no des-O'Donnell cansaba en el empeño patriót.co de salvarla, ya comonicando con los defensores para acudir oportunamente an su ayuda, ya procurando interrumpir al enemigo el transporte de su material de mito por el Ebro y ma márgenes. Con esta último objeto tenía antes al brigadier García Navarro, que hemos visto acometió á los franceses en Tibisa, y luego al general Marqués de Campoverde en Falset, para que en cualquier circumtancia favorable se arrojasen sobre aquellas tan importantes vias de comunicación de los sitiadores de Tor-

> tosa con Mequinenza y Lérida. No satisfecho con eso, O'Donnell fué en persona con los regimientos de Iliberis, Almeria y Granada más la caballeria do Santiago á hacer el 29 de julio un reconocimiento, que padiere

junioal Ebro.

acapar por ataque, sobre las posiciones de Tibisa y los Masos de Mora, ocupadas por el enemigo Esto, sin embargo, al ver arrollados sus puestos avanzados, salió al encuentro de los nuestros con fuerzas tan imponenter que fué preciso ponerse en retirada, la que sestuvieron con la mayor bizarría y en orden perfecto Hiberíay, en el segundo escalón, Almeria castigando á los franceses con pérdidas considerables (1).

O Donnell debió entonces ereer que aquella era ocasión propicia para, aprovechando la presencia de tantas 8 de agosto. Lierzas en Mora, meterse en Tortosa y verificar una salida sobre las obras que Laval estaba construyendo para el ataque del puente Y en la tarde del 3 de agosto desembocaban de la cabeza del puente, valiéndose de rampas de madera para hacerlo simultaneamente, 800 infantes y luego por el rastrillo 60 caballos de Santrago que, acometiendo á los franceses á la bayonsta y sin disparar un turo, los obligaron a abandonar sus obras más avanzadas que inmediatamente destruyeron 50 zapadores que habían pasado el Ebro en lanchas. Era poca aquella fuerza para tamaña, empresa como la de destruir todas las obras de los sitiadores, mi que, repuestos de su sorpresa éstos, apoyándosa en los arrabales, ya fortificados, de Josús y las Roquetas, y reforzados con todas sus tropas de retaguardia, ograron mantenerse en sus trincheras no sin tener

Salida del

En esta acción debió de perder su bandera el regimien. to frances num. 116 de la división Habert, bandera que el 18 de agosto presental a en Tortosa el teniente coronel D. José Brusone

No mencionan esto ni Suchet ni los partes capañoles, pero el hecho de la presentación de la bandera consta eficialmente en el «Diarlo del sitio de Tortosa», inserto en la Gaceta

que combatir largo rato y con el mayor encamusmiento. Se presentó, por fin, Laval en el campo de la acción y lanzó una fuerte columna sobre el centre de la línea, toda unierta, de los españoles que retrocedisron al puento á una señal ya convenida de O'Donnell que desde el castillo de Tortosa observaba los trances todos del combate (1).

Lleno, en sentir de O'Donnell, no en el nuestro su objeto, el por etra parte justamente celebrado Capitan general de Cataluña se volvió à Tarragona, atento, sin duda, à las operaciones que Macdonald había per entonces emprendido al etro lado del Llobregat.

Derrota de les tropes valencianes.

Tenía, pues, Caro que habérselas solo y un coeperación inmediata del ejé, cito de Cataluña con su formidable enemigo, formidable, decimos, en concepto

<sup>(1)</sup> Referendo el enemigo, dice el Diario del sitio, en mimemmucho mayor que el muestro, se ha senovado un fuega vividmo por más de una hora, hasta que muestro general, que se hallaba en el caetillo, mandé poner señal para que se freemsettrando assetras tropas, que le ejecutaron con el mayor erden, dejando se columnas enemigas intornadas en la huerta, y entonces fué cuando la setilleria de la plaza, particularmes te la del caetillo, hiso en ellas con sun acertados tiros un destroso muy considerable, poniéndoles en precipitada fuga-

Suchei describe aci in seción vá tan brucco ataque numtros primeros puestos fueron rechasados, pero luego volviron de su sorpresa Les campos tomaren las armas, el grami Laval se puro à la cuesta de las tropas y mientras se masissian firmes en algunos puntos, cundujo directamente sus columna sobre el centro de los enemigos, amenamado se subman à la cuesta cel puente. Les atrovida maniobre emplé en arguida la faz del conbate. Los españolas retrocadieres vivamente nerurguidos Financiados de todas partes, volviscos en descrues, dejando muchos muertas y heridas y 220 pristomeros, casi todos de caballería a

Nuestra pérdida fué, con efecto de consideración, 8 muntos y 103 heridos; pero gracao casi tedes los prieloneros habias de ner de caballería cuando no aslieros, y setá probado, del pura te más que 60 caballos?

Avertos, no posos desmentidos, de Sucheti

de su habilidad ante las torpezas y falta de unión de nuestros generales. Había avanzado hasta Cervera del Maestre, pero, en vez de continuar su marcha á Ulldecona, donde, de seguro, hubiera arrollado al cuerpo de observacion que allí tenían los franceses, si no se juntaban antes á Laval, se mantuvo en aquel punto sin saberse por qué ni para qué Y alli continuó, fiado, acaso, en lo excelente de su postción desde la que cubus la de Benicarló por su derecha, observaba el camino de Morella á su izquierda y mantenía despejadas sus comunicaciones con Valencia. Suchet, al saberlo y tranquilo respecto á Laval, dejó Mora, su cuartel general, al cuidado de Rognial y París con el encargo de proteger el puente allí fortificado, adelantó la división Habert á Cherta y, después de visitar las obras de Tortosa, se trasladó el 14 de agosto á Ulldecona y en eguda al frente de los valencianos con once batallones y ochocientos caballos. Una avanzada de 100 húsares encontró las nuestras y las persiguió hasta Vinaroz, donde trabaron tan fuerto escaramuza las vanguardias de ambos campos, que las dos tuvieron bastantes baps, saliendo vencedora la francesa que, al apoyo de tedo el ejército, continuó á Calig y Cervera.

En las tropas valencianas hizo un efecto dasastroso aquel revés y más aún la retirada que se siguió á él. El descontento natural, primero, y la ira, después, contra un general que con fuerzas tan considerables retrocedía ante un enemigo inferior en el número de las suyas, se mostraron tan generales en las filas de los valencianos, que hasta el hermano mismo de su jefe, D Juan Caro, á quien tan valientemente vimos combatir en Cataluña, le apostrofó duramente ha-





ciendole dejar el mando y retirarse del ejército y su campo (1) Este se trasladó á Castellón y Murviedro, presentando siempre la cara á sus enemigos, en el mayor orden y sin dejarles más que a guno que etro rezagado. Suchet, por su parte, no pasó de Alcalá de Chisvert; y el 20 de aquel mes de agosto se establería de nuevo en Mora, su anterior cuartel general

Véase con cuanta razón atribulamos todos esos pequeños reveses al desacuerdo de nuestros generales, que, de otro modo, es evidente que, atacando O'Donnetl las posiciones francesas junto á Mora, y Caro las do Ulldecona, m entras la guarnición de Tortosa verificase una salida enérgica y con fuerzas numerosas, Sachet no hubiora podido defendorse con fortuna en tedas partes y nabría abandonado el sitio de aquella plaza, al menos por algún tiempo. No hubo tal acuerdo como era necesario, no se emprendieron las operaciones mmultáneamente, sólo O Donnell atacó con energía pem sin el número de tropas de que podía disponer; y el sitio de Tortosa no se interrumpió. Por el contrario, pudo el enemigo estrecharlo más según las circunstarcias iban consintiéndoselo: y si el mariscal Macdonaid hubiera sabido ó podido ayudar á su colega de Aragón, no contara Tortosa con tanto tiempo como al en que tuvo la fortana de ver ondeante en sus muros la bandera de la patria.

Macdonald El duque de Tarento, nuevo en aquel teatro y no en el campo acostumbrado á la original clase de guerra que en el na.

<sup>(1)</sup> Dican Schépeler, Toreno y otros que D José huvó difirazado á Denia, y alli se embarcó para Mallorca, no atreviéndose á pasar por Valencia de temor al pueblo que, de seguro, lo hubiera sacrificado á su furia.

se bacía, andaba entretanto manteniendo las comunicaciones de Barce,ona con Francia, receloso de que llegaran á interrumpirlas los somatenes y las tropas espafolas que con ese fin operaban constantemente en la provincia de Gerona (1) Pero instado por Suchet y en e, cansancio que sentia de la vida activa y tan repugnante como fatigosa que, á su decir, llevaba desde su entrada en España, estando el enemigo en todas parter u no hallándolo en ninguna, acabó por decidirse a proteger de cerca las operaciones de Suchet sobre Tortosa. Y por su desgracia emprendió en los días de agosto á que últimamente nos hemos referido una campaña de la que no pudo salir más desairado, gracas á la actividad y al celo y acierto de O'Donnell, como al patriotismo, al valor y disciplina de los demás generales y caudillos populares que tan bien secundaron el ejemplo y las instrucciones que de él habían tecibido

Presidiadas con fuerzas y recursos suficientes Rosas, Figueras, Gerona, Hostalrich y Barcelona cuya conservación le preocuba más y con justicia, se presentó el 13 de agos o en el Llobregat con el intento, bien se veía por lo numeroso de su ejército, de invadir la provucia de Tarragona, amenazar con la conquista de la capital y cubrir las operaciones de Suchet en la izquierda del Ebro. Ya en su marcha, después, por el

<sup>1</sup> Lo dice en sus *Recuerdos*. Tenía yo gran repugnancia por la clase de guerra que se hacía en España. Esa repugnancia reconocía su origen en la deslealtad—lo que se llama política cuando viene de muy alto—con que se invadió aquel pa.s., amque la noble y valiente resistencia de sus habitantes triunfó de nuestros esfuerzos y de nuestras armas »

No es buen cetado de ánimo ese para pelear con éxito en guerra tan encarnizada como la que le hicieron los catalanes.

Ordal sufrió un ataque de los voluntarios de Castilla y algunos somatenes que, por orden de O'Donnell, asaltaron au derecha causándola sobre 200 bajas, y junto á Villafranca el de una fuorto partida de caballe ría que, tras de acuchillar á muchos de sus soldados, le hizo hasta 50 prisioneros. No era cosa de que el duque de Tarento desistiese de su marcha, y, comprendiéndolo así O'Donne.l, llamó al marqués de Campoverde de su posición de Falset á la plaza de Tarmgona, con lo que el día 18 concentró junto á ella sus fuerzas, estableciéndolas en las alturas del Olivo y de la Canonja, para, apoyado en ellas, recibir al enemigo. Este avanzo por el Coll de Santa Cristina, que los nuestros habían mutilizado, siquier provisiona mente, para el paso de la artillería, y avanzó hasta llegar y establecerse en Reus. no sin que antes le picara su retaguardia el coronel Sarsfield, seguido y apoyado de cerca por el general Ibarrola que, situado a, principio de aquellas operacones en Villafranca, mamobró sobre los flancos del ejército francés ya que no tema fuerzas para combatrlo de frente. Maedonald dirigió el 21 un reconocimiento sobre Tarragona con 2.500 infantes, algunos centenares de jinetes y un canón de á 8, y logró desalojar de la Canonja al destacamento español establecido en aquel pueblo Pero, acudiendo O'Donnell con varios batallones y dos piezas de campaña, y al apoyo que le prestaron con sus fuegos tres de nuestros faluchos y una fragata inglesa acoderados 🛦 la costa, consiguió rechazar a los franceses y aun perseguirlos hasta el campo de que dos horas antes habian salido. Aquella scción y la que el mismo día sostuvo el destacamento del inmediato puerto de Salou, protegido por otros tres íaluchos y otra fragata británica, hicieron comprender a Macdonald que mi el ataque por é, ideado contra Tarragona ni su marcha directa sobre Tortosa darían el resultado que esperaba; y el dia 25 abandonaba á Reus en dirección de Valla Era de suponer que se dirigía á Lénda, y O'Donnell ordenó al brigadier Georget, que se balaba cerca de aquella plaza, le saliese al encuentro en el estrecho de la Riva para detenerle mientras alcansaban su retaguardia Sarsfield, desde Picamuxóns y el Col. de las Molas, D. Edmundo O'Ronán y Llauder, que le seguían de cerca, y una nube de somatenes que, acosándole de todas partes, le hicieron perder mucha gente en su traslación á las Borjas y Lérida, adonde llegaba el día 29

como había de suponer el néros de Wagram que enemigos, despreciables en concepto suyo anterior y de sus colegas del grande ejército, sin disciplina ni baen armamento, irían á hacerle representar papel tan desarado y hasta bochornoso? Decía O'Donnell en su parte: «Puedo asegurar á V. E. que desde que el enomigo salió de Barcelona, ha tenido de baja en su marcha sobre 3 000 hombres, contando con la deserción, prisioneros, muertos y heridos, en los frecuentes encuentros y acciones que ha tenido con nuestras tropas, pues sólo en el hospital de Reus ha dejado 700 entre enfermos y heridos, y 200 en el hospital de Valle» (1)

Además sucedió lo que era de esperar, lo que no

<sup>(1)</sup> La procha de le desgraciado que estuvo Macdona.d en aquella expedición y en todo el año de 1810, es que en sus Becuerdos no hay una sola frase que conmemore las operaciones, combates ni las marchas alquiera que verificó en todo aquel período de cerca de ocho meses. Sólo recuerda que protegió las operaciones de suchet, sin decir cómo ni cuándo.

podía menos de suceder en país donde se hacia una guerra tan activa y teuaz. Mientras Macdonald operaba en la derecha del Llobregat, el barón de Eroles rechazaba à los franceses de Barcelona en las márgenos de aquel río, y en el Ampurdan los miqueletes y somatenes llegaban tras los anemigos hasta las puertas de Gerona y so metian en Figueras acuchitiándolos por sus calles y plazas.

Junta de rids.

Una vez en Lérida Macdonald, el general Suchet. Macdonald y que le esperaba, acordó con el cuantos planes se creyeron convenientes para, desistiendo del artio de Tarragona, reducirse al de Toztosa en que ya se hallaba comprometido el honor de las armas imperiales. Suchet la proseguiría con el vigor posible, reuniendo el material todo necesario que se acabaria de transportar por al Ebro y el paso de las Armas, y Macdonald, establecido en Lerida, lo protegería impidiendo las correrías y ataques de los españoles por la izquierda de aquel caudaloso río. La única dificultad que se presentaba para aquella combinación, era la del abastecimiento de 👪 mass, de tropas, pero Suchet la venció pronto entregando á su colega la explotación de la feraz y rica sons del Urgel y reservandose para su cuerpo de ejercito la de todo Aragón, gobierno de su mando (1).

II o aquí las instrucciones de Macdonald á Severoli para esa explotación. «Prudencia, justicia y firmeza, he ahí, general, las bases de la conducta que debe observarse en este país . Aquí no hay que titubese, conviene degoliar á los asesinos -Todo syuntamiento tiene que salir garante de la tranquilidad de sus administrados — A fuersa de ejemplares se podrá llegar á imponerse á un pueblo como éste, turbulento y sanguinario Debeis tener presente que las miras del Gobierno son que la guerra se alimente de la guerra, y por lo tanto, es preciso que. alif donne os encontrels, apliqueis ese principio para provect,

La acción de Suchet quedó, así, todo lo expedita que podía desear disponiendo de las fuerzas que cubnan Lérida y de la división napolitana de Pignatelli, que le cedió, aunque provisionalmente, el Mariscal Aun cuando mal armada aquella división; mal vestida. al decir de Suchet, y con elementos viciosos en su composición por los muchos vagos y malhechores que en ela habían entrado, contaba al cabo con 2.500 hombres robustos y decididos que, situados en Llardecans y luego en García, aseguraron el paso del convoy de artillería que el 5 de septiembre llegaba á Cherta, donde quedó por el pronto aparcado. Pero si Suchet conseguía tan transcendental ventaja con la ejecución de aquel plan, no así Macdonald que dejaba expuesta á la acción de los españoles la mayor parte del territorio catalán encomendado á su guarda. O'Donnell comprendió al momento el alcance, por un lado, de unas opera- La Bisbel ciones que en tan grande riesgo ponían á Tortosa, pero el gravísmo defecto, por otro, de que iban á adolecer respecto á la misión más importante aún para la causa imperiar confiada al duque de Tarento Temendo éste á la mano, pero en un extremo de Cataluña, la mayoría de sus fuerzas, pues que había salido de Barcelona. con unos 15.000 hombres, quedaba, puede decirse que

Acción de

no menos que á cuanto necesitais para vuesta división, al pro-

Así lo consigna Vacani al recordar el plan de los generales

franceses

H R5 N° TY

vecho de la guarnición de Lérida y lo restante del ejército.

Macdonald ocupaba Balaguer y Lérida, toda la llanura del

legel desde Agramunt Corvers, Tárrega Vilagrasa y Arbeca,

A Borjas blancas, perseguiria á todas las partidas enemigas

acogidas á los val.es superiores de los dos Nogueras) observando los movimientos ofensivos de O'Donnell, encaminados a perturbar los preparativos del sitio de Tortosa y el aprovisionam'ento de Lérida y Mequinensa

desguarnecido el opuesto, el oriental, el que tanto debia interesar á los franceses por ser el más próximo a Francia y en el que estaban abiertas las comunicaciones important simas necesarias para la ocupación del Principado, provincia ya declarada del Imperio, y para el abastecimiento, especialmente, de su capital, la plaza de Barcelona Y O'Donnell, comprendiendo, repetimos, ese transcendental defecto del plan fijado por los generales franceses en Lérida, quiso aprovocharse de él, y lo hizo con el mayor éxito que podía desear para la gloria de nuestras armas y la suya prupia

El mismo día 6 de septiembre en que Suchet eitaba en Cherta su parque de sitio, y hacia los que Macdonald se establecía en Cervera con el fin, ya undicado, de proteger en la izquierda del Ebro las operaciones de su colega, O'Donnell, embarcando en varios faluchos, que hizo escoltar de una fragata inglesa á la que se unió otra española del bloqueo de Barcelona, alguna tropa, artillería y pertrechos con destino a la costa del Ampurdan, partía de Tarragona para Villafranca, de donde el 8 segula á Esparraguera con la división Campoverde.

De allí, y después de hacer mutihzar los cammos que conducen á Lérida cubriéndolos además con fuerzas del barón de Eroles y de Obispo, se trasladó rápidamento al Tordera, donde se le unió la cabaliería de la división Georget, citada tambien, á Montbuy; y el 13 se presentana en Vidreras mientras el coronel Don Honorato Floires se dirigía á Palamós y San Feliú de Guixols para, apoderado de aquellos puertos, ponerse en comunicación con las naves enviadas de Tarragona.

O'Donnell demostro entonces las condiciones de un

general, hábil en aprovecharse del error ó la confianza excesiva de su adversario, y también que sobía enmen dar los suyos propios, desist endo de su empeño antenor de refiir batallas proporcionalmente grandes cuando sus tropas, muy inferiores en disc.plina y pericia d les del enemigo, no estaban en disposición de darlas con probabilidades de éxito Y como éste dependería, ademas, de la rapidez y la energía que llegara á desplegar, nuestro bravo y diligente general tomaba la mañana del 14 el camino de La Bisbal donde tenía sus conteles aquel desventurado general Schwartz, vencido en et Bruch, desalojado, después, de Manrosa para sufrir nueva derrota en Coll-Daví, y cuyo destino biei se veta que era e, de sucumbir en la tierra catalana, tan fatal para su reputación y carrora militares Ajono Schwartz de todo temor, creyendo que, por entonces al menos, estaba entablada en la derecha del Llobregat y junto al Ebro, particularmente, la lucha que habia de decidir de la suerte acaso de Cataluña, se mantenía con unos 700 hombres en La Bisbal, punto centrico de donde vigilaba y protegía los destacamentos establecidos en Torroella de Montgri, Palamós, San Foliú, Calonge, Tena y Castell de Aro Bien ajono, repetimos, estaba del peligro que le amenazaba cuando, antes del mediodía de. 14, se presentó en La Bisbal O'Donr ell con el regimiento de caballería de Numancia, 60 húseres y 100 infantes voluntarios de Hiberia, Aragón y Gerona que en cuatro horas habían salvado la distancia de 8 eguas que hay desde Vidreras. Sorprend.do Schwartz, se metió con sus 700 hombres en una casa. habilitada de castillo dentro de la población, mientras su enemigo, después de establecer gran parte de

su caballería en las avenidas para impedir la evasión de los franceses y la entrada de los que acudisran en su auxilio, establecia sus infantes en las casas próximas al fuerte y en el campanario que lo domina, del que muy luego se ovó el toque de somatén hamando á los patriotas en ayuda de nuestra tropa. Schwartz desatendió la primera intimacion que se le dirigla, y rechazó una tentativa encaminada á quemar la puerta, en la que fué herido gravemente el general O'Donnell; pero al saber que un destacamento de 100 infantes y 32 soraceros que iba en su socorro había sido derrotado y que, por el contrario, llegaba toda la infanteria españo la de Vidreras, aceptó la capitulación que volvió a ofrecérsele. Quedaron, así, prisioneros de guerra el general Schwartz, 1 coronel, 42 oficiales y 650 individuos de tropa, que, unidos á los que Fleires nizo en Palamós, San Feliú y Calonge, llegaron al numero de 1 general, 2 coronales, 56 oficiales y 1.183 soldados con 17 piazas de artillería de varios calibres (1).

El resultado de aquella jornada fué, pues, todo lo brillante y ejecutivo que había esperado el general O'Donnell, el de un rasgo de energía y de verdadera inspiración militar, que si le fué recompensado con el título de Conde de La Bisbal que le otorgó la Regencia inmediatamente, y la consideración también del pueblo español, que después le produjo su elevación a los más altos cargos del país, le honra sobre manera al conme-

<sup>(1)</sup> Llamamos la atención sobre el spéndice núm 10 que contiene el parte de O'Donnell y los dados por Fierres y Doyle especificando la conquista de las fortalesas que acabamos de citar y las operaciones de la marina, tan felloss como las de nuestras fuerzas terrestres. Son documentos tan importantes como curiosos.

nomi la historia uno de los sucesos relativamente más felices de nuestra guerra de la Independencia (1)

O'Donnell fué embarcado en la fragata inglesa para Tarragona, donde, como es de suponer, obtuvo un recibimiento entusiasta, digno de su hazaña, y donde, á pesar de lo grave de su herida en la pierna derecha,

También los inglesce que maniobraron en la costa obtuvieron su condecoración; y esa inmediatamente, porque O'Donnell mandó acuñar una gran medalla redonda con las armas de España y de Inglaterra en el anverso y el lema de Alianna Etenna, y en e reverso el de Gratitud de España à La interidez enitánica y en su centro el de Baque—10 de septiembre—Palanós—14 de septiembre 1810. En un folleto que D Juan Amat publicó en Mallorca el

En un folleto que D Juan Amat publicó en Mallorca el año de 1818 con el título de «Balances ó estados demostrativos de la Casa de Moneda de Cataluñas, están perfectamente dibujadas esa medalla, las romboldales de aixo de Hostalrich y la de la batalla de Vich, así como la redonda también de la campaña de 1810 por el ejercito de Cataluña, todas acuñadas en aquella casa de moneda.

A Vacant debió sorprender tanto la jornada de O'Donnell à La Bisbal que remontando su memoria à la de las operaciones más notables en ese género de los grandes capitanes, exclamaço y si ese arte de ocultar al enemigo los propios movimientos fué tan apreciado de los antiguos en Amilear, Aníbal, Fabio, Escipión, Sertorio y César, y de los modernos, en Turena, Montecuccolí, Luxemburgo, Catinat, Eugenio, Federico y Napoleón "por qué no librar del olv.do á quien aunque en teatro militar memos extenso tiene, con modelos tan luminosos, la fortuna de sjercitar con igual magatría con primera cualidad de un caudullo?»

Vacani olvida el ejemplo más elocuente, el de Claudio Nerón para la batalla del Metauro.

<sup>(1)</sup> En circular de 2 de julio de 1817 se concedió 4 todos los individuos militares que tomaron parte activa en las accipnes de La Bisbal, San Feliú y Palamós el uso de una cruz de oro, compuesta de cuatro brazos, formando cada uno de ellos tres puntas en los extremos. El camalte en el centro de los brazos es blanco y están enlazados por una corona de laurel. En el centro y sobre campo azul hay un castillo de oro y el lema con los nombres de las tres fortalezas. En el reverso hay una flor de lis b anca y la fecha de aquellas acciones. La cruz termina en una corona real de oro, y la ciuta en unul celeste, con fajas blancas entrelazadas y cuadros asules en su centro."

continuó dirigiendo las operaciones que todavia hubo de ejecular el ejército deCataluña.

Nuevacam panade Villacampa.

Mientras éste y el de Valencia procuraban apartar á Suchet de en empresa, sobre Tortosa, combatiéndole por la costa y las margenes del bajo Ebro, acometía el general Villacampa la de distraerle también llamando su atención hacia el extremo opuesto de, vasto territorio de su gobierno. Eran teatro entonces de las correrias del caudillo español las fronteras de Castilla y Valencia con Aragón, donde se había propuesto impedir el pago de las contribuciones que exiglan los franceses y la requisa de ganados y granos que dirigían al Ebro. Con ese y con esplar à las guarniciones de tode el valle del Giloca para en ocasión favorable sorprenderlas, creía Villacampa poder estorbar el envío de viveres y refuerzos al campo francés de Tortosa. Ya el 6 do sentiembre había asaltado en Andorra un convoy de 500 cabezas de ganado y fondos que el capitán Canteloube conducía, aprisionándolo, además, con toda se gente, en la que hubo 31 muertos, 33 heridos y 136 i risioneros. Al día siguiente arrebató en las Cuevas al coronel Plicque de 8 4 7 000 cabezas de ganado despu is de un refiidisimo combate que costó al regimiento francés numero 114 de línea y al 4 º de húsares tres oficiales y muchos soldados muertos, huyendo los demás con su jele, derrotados y en el mayor desorden, a guarecerse en Alcaniz (1).

<sup>&#</sup>x27;.) Hay an la historia de estos sucesos ana gran confusión. Suchet equivoca el mes suponiendo que es el de agosto, pero la mayor dificulta i escriba en desentrañar las proporciones del choque en que fué derrotado el coronel Pluque, cuyo revés no dis muia el célebra Mariscal en sua Memorias. El general Villacampa publicó en 1811 una liamada Confestación al Impesso

No habia. Suchet de dejar sin desquite reveses que, como aquéllos, ponían á sus tropas del sitio de Tortosa en riesgo de carecer de los abastecimientos necesarios para proseguir la ejecución de tan importante empre ra El mismo lo dice: «El ejército de Aragón, dueño de una provincia fértil, sobre todo en trigo y vino, habiendo cedido al ejercito auxiliar (al de Cataliña) sus principales depósitos y no pudiendo ir en busca de provisiones ni hacerlos llegar con seguridad, se encontiaba en visperas de carecer de carne, bebía agua, por falta de transportes para el vino, y no tenía realmen te asegurado más que el servicio del pan, hecho con gran trabajo y por esfuerzos constantemente repetidos » Tenía, pues, que ocurrir à necesidades tan apremiantes y vengar, á la vez, las derrotas acabadas de sufrir por Canteloube y Plicque. Y no pudiendo contar, como en otras ocasiones, con el general Harispe, por haberle confiado el mando que desempeñaba Laval, muerto días antes, destacó al general Habert con un regimiento y la autorización de disponer de las fuerzas de Plicque y Kliski en Alcañiz y Muniesa, á

da Mariscal de Campo D. Joset Maria de Carvajal que desempeño por aquel trempo en e. ejército de Aragón el cargo de general en jefe. En ese escrito, no poco agrio pero justificado, describe Villacampa sucintamente la acción de, 6 en Andorra donde dice, fué el enemigo atacado, batido, ocupradole quanto llevaba, pero al proyectar el ataque contra Plicque cerca de Villarluengo recibió de Carvajal el aviso de que el 6 llegaría él á Montalván para revistar la división «Este incidente, afiade, trastorno mi plan, malográndose las ventajas que una feliz ocasión ofrecla en aquella jornada Mo,ina (el batallón de) no satió de Montalván en la mañana del 6. Plike no fué perseguido, objeto del de Palafoz, yo no pude situarme con ventaja pera salir si encuentro de aquel coronel, y saí perdimes un día de fortuna, que hubiera sido tan completo y venturoso como el de Andorra » Y pocos renglones después corrobora

batir á Villacampa en los limites de Cuenca y Valencia, teatro de las recientes hazañas de nuestro compatriota y de sus más felicos operaciones.

Aquella expedición fracasó porque naturalmente no había de resistirla Villacampa, cuyo sistema de guerra era muy distinto del de renir batallas cuando el enemigo se proponía darlas. Pero no es tampeco que Habert fuera á buscarle con intento decidido de batirle allí donde pudiera el caudillo aragonés retirarse; porque el frances no llegó á Teruel, centro entosces de las operaciones proyectadas por el general Carvajal qua, a su decir, se proparaba à, abandonando las montafias, vengar á los aragoneses en el llano. Para mejor conseguir su jactancioso propósito, Carvajal había reunido en Teruel un número considerable de personas respetables que pudieran con su influencia en el país sublevarlo más decisivamente aún de le que estaba contra los franceses, y había hecho también de aquel estratégico punto su cuartel general, llevando á él cuantas fuerzas le fué posible y seis piesas de art.

ese servio así ey por una conseqüencia necessiria del aviso que ésta (Carvajal) me dió relativo á la permanencia de las tropes de Montalván para revistarias, al soberbio Pirke dezó el 7 de eser en nuestras manos en la sierra de Villasson.»

Y, sin embargo, Carvajal en un parte que publicó la Geota, no sélo comunica la noticia de la derrota de Plicque el 7 sino que da à cete general francés por presentide, muerte y es sido à heridas per sus sol·lados al general Villecampe, segun parte dado al mariscal de campo Marcé del Pont pur su sysdante de campo.

Schépeler sigue la versión de Villacampa, y Torene élecque Plicque logró asivares, suchacándose, anade, à Carvajalla culpa pur haber retanido lejos, so pretexto de revista, parte de las tropas.»

No nos figura que la de Toreno es en sínteste la versión rer dadora.

llena, arma realmente impropia para el genero de lucha más conveniente en las circunstancias en que se hallaba la de Aragón por aquellos días. Es verdad que un cuerpo de ejército puesto en Teruel podría hacerse temible á los franceses amenazando acercarse á Zaragoza, donde se sospechaban inteligencias con Vi-Lacampa y otros caudillos de la insurrección española. Pero ceómo formar ese cuerpo de ejército capaz de apoderarse de Zaragoza ó hacer levantar el sitio de Tortosa? Si el general Carvajal se lisonjeó en un principio con la idea de conseguirlo, pronto se desengañaría viendo que por muchos esfuerzos que hizo, sólo obtavo en su ayuda la fuerza y la cooperación de Villacampa, aunque ofendido éste de que se le impusiera un jefe alli donde tantos servicios estaba prestando, y lefe que desconocía el país y la guerra que en él era más conveniente y eficaz. Lo que se necesitaba entonces era una guerra de asaltos, combinados con la de los ejercitos de Valencia y Cataluña, y en que las divisiones y partidas sueltas que operaban en Aragón y Navarra interrumpieran el cobro de las contribuciones impuestas por Suchet, la recolección de los ceresies, su transporte y el de los víveres todos destinados á los situadores de Tortosa. Aun no oponiéndonos, pues, á la injustificada medida de la Regencia enviando á Aragón un jefe que no fuera el general Villacampa, la misión de Carvajal, rodeado de tautos personsjes políticos y eclesiásticos que formaban con el estado mayor la que nuestros patriotas de aquella provincia llamaban su corte, en lugar de ser provechosa, resultaría, más que mútil para los fines propuestos. perjudicial á ellos por motivo de los disgustos y envidas y divisiones que iba & producir y produje (1)

Carvajal con su programa, ya hemos dicho que jactancioso, de combatir à los franceses alli precisamente donde por entonces aran invancibles, en las llanuras, tenía que reunir y organizar fuerzas con que llevarlo á ejecución, y entretanto distraía más que est.mulaba la acción de los que, como Villacampa, Gayán, el mismo Empecinado desde Soria y otros jetes ó guerrilleres, más ó menos independientes an sus maniobras, pelcaban con los destacamentos que Suchet habia dejado en la vasta comarca aragonesa de la derocha del Ehro. El general francés temió, sin embarge, que con la autoridad que le daba su nombramiente per el gobierno de Cádiz, Carvajal podría llegar a ofrecer un gran peligro, y, antes de serlo, dispuso otra axpedición mas imponente que la anterior de Habert, confándola a Chlopiski que, a la cabeza de siete fuertes bata llones y 400 caballos, se ponía á la vista de Teruel el 30 de octubre sin dar tiempo siguiera á Villacampa, que se hallaba en Alfambra, para reunir los cuerpos de su división destacados en Orr.os y Escoribuela.

Ya el 29 había Villacampa dado parta á Carvajal de la aproximación de los franceses, manifestandolo, además, que, en su sentir, el objeto que debían lievar en tan inesperada y zápida marcha era el de apodorar se de la artillería reunida en Teruel. Añadíale en al gunos de los varios despachos que le dirigió aquel día.

<sup>(1)</sup> Los comisionados para ayudar à Carvajal en su m sièn fueron el conda de Sántago, el marquée de Aguillar, el ubispo de Barcelona, y dos canónigue de Zaragosa, à quience se sossi deraha infinyentes por las grandes propiedades que tenias es el pais.

que atendiendo al numero considerable de las tropas francesas y à la clase de terreno, en mucha parte liano, que debia recorrer en su retirada, iba á emprenderla inmediatamente a Xea, no fuera el enemigo a stacarle con su caballería en el cam.no. Carvajal no dió ó no quiso demostrar que daba importancia á tan repetidos avisos ni al peligro tampoco en que iba á verse su artillería, y solo el 30 por la tarde hizo salir las piezas en dirección de Valencia, seguidas del cuarte, general que se estableció en Sarrion. Villacampa que desde Mora, adonde se había retirado, fué á conferenciar con su general en jefe, de quien recibió la impresión de que la artillería estaba á salvo y acaso ya en Segorbe, se encontró inmediatamente con el cruel desengaño de que los franceses, sin detenerse en Teruel más que el tiempo indispensable para tomar un rancho, avanzaban á galopo por la carretora, no dándole holgura más que para avisar á los que componían la junta de Aragón del riesgo á que se hallaban expoestos si continuaban a Manzanera, punto muy prórimo y al alcance luego de los jinetes franceses. Resultado; que éstos alcar zaban el 31 en Alventosa la retaguardia de Carvajal, se hacían dueños de los cuatro cañones y dos obusos, que no habían pasado de allí, sus carros de municiones, los artilleros y ganado que iban para servirlos y dispersaban la fuerza toda de su escolta y la del cuartel general español. Sólo la que mandaba Villacampa logró salvarse de tal derrota, gracias á la habilidad de su jefe que se trasladó á Villel, posición excelente á que no pretendió seguirle Chlopiski que, con el orgullo de tal presa, solo pensó desde el momento en que la hizo en mostrarla á los zaragozanos Satisfecho de aquel alarde y crevendo haber deshecho el que representabe la reunión de las fuerzas españolas en Teruel, no se detuvo á observar que, á pesar de trofees tan importantes como los cogidos en Alventosa, había dejado alti cerca un foco, el más considerable de la insurrección, intacto casi, en una posición defensiva excelente y que al dia siguiente de su triunfo ocupaba de nuevo à Teruel. Pronto, empero, cundió la noticia reanimando el espiritu público en Aragón, si de eso necesitaba un pueblo que, acos umbrado ya á tales reveses, comprer día también lo efímero de las ventajas que proporcionaban á sus infatuados enemigos; y Chlopiski hubo 🕸 pensar, como decía después su general en jefe, en que para cumplir con las instrucciones que se le habían dado era necesario alcanzar á Villacampa y batulo

Acción de la Fuen-San ta

El 10 de noviembre volvía, pues, el general polaco á aparecer en Cella, unos 20 kilómetros distante de Teruel, obligando á Villacampa á retirarse a su anterior campo, en cuya posición del santuario de la Fuersanta resolvió esperarle y resistirle. La acción revistó los caracteres de una batalla, ya que no por lo numeroso de las fuerzas empleadas en ella, sí por los accidentes y las maniobras con que se decidió. La posición, ya lo hemos dicho, era excelente, pero den asiado extense para la fuerza de Villacampa, que no pasaba de la de 3 000 hombres, con muy pocos caballos y dos piezas de montaña que se retiraron poco antes del combele por considerarlas ineficaces en las condiciones de aquella jornada.

Nadie la ha descrito con la propieded y exactitod que Suchet en sus Memorias «El 12 de noviembre, ace, Chlopiski arrolló la vanguardia española en Villastar, delante de Villel, y se estableció frente á la posición de Fuente-Santa que el enem.go tenía fuertemente ocupada, atrincherada, en escalones y apoyandose en el Guadalayiar ó en escarpes maccesibles del terreno. A la una de la tarde, después de dispuestas sus tropas, dió la señal de ataque. Dos batallones del 121.º mandados por el comandante Fondzelski, avanzuron en batalla a las órdenes del coronel Kliski, llovando en eegunda linea al coronel Kozinowski con los iusieros del 2.º del Vistula el resto de las tropas esuba á retaguardia sirviendo de reserva hacia el punto y para el momento necesarios. El fuego del enemigo fue terrible. Los españoles nos oponían siempre una obstinada resistencia detrás de sus trincheras ó en las posiciones que no era posible envolver. El coronel Milet llega á la falda de la montafia, donde le matan el caballo, sigue á pie y una bala le lleva un dedo de la mano derecha sit que por eso modere el paso en su marcha; otra bala le hiere y derriba, croyéndosele muerto, pero se pone inmediatamente á la cabeza de sus soidados que continúan la subida bajo el fuego más mortifero. Los Polacos, por la derecha, dan el mismo ejemplo del mayor denuedo. Ni lo escarpado del terreno ni la resistencia que se les opone logran rechazar a nuestros intrépidos soldados que después de un sangriento combate se apoderan de todas lus posiciones del enemigo y llegan vencedores á la cima de la monlaña. v

Villacampa, vacilando ante las maniobras, hábil mente dirigidas, de las tres columnas enemigas, sobre cual iba á ser el punto que atacarían con mayor empeño, no pudo reforzar su izquierda á tiempo con fuerza del batallón de Palafox, cuya marcha se alargó con el cruce de los barrancos que necesitaba atravesar; y esa ala fué precisamente la que los franceses asaltaron con el éxito á que aspiraban. Sin reservas con que restablecer el combate á pesar de hallarse Carvajal en punto tan próximo como Cuervo, distante tan sólo dos horas del campo de l'atalla, tuvo que emprender la retirada, no la fuga ni en el desorden que pinta el cronista francés, pero con la desgracia de hundirse el puente de Libros y de caer muchos de sus soldados y ahogarse algunos en el Guada aviar. Las bajas fueron numerosas en ambas partes de los contendientes, exagerando las de sus contrarios cada una de ellas; pero sin que pasaran mucho de 200 las de los españoles como las do los franceses (1).

Los resultados, con todo, se redujeron á los de siempre Chlopiski se volvió al campo de Tortosa de jando en Calamocha á Kliski con fuerzas impotentes por su número para ninguna otra expedición importante; y sin la diseminación que impuso Carvajal á las fuerzas de su mando, mostrándolas dél iles en todas partes, Villacampa hubiera pod do emprender de nue vo las correrías y asaltos que tantas simpatías le habían proporcionado en todo aquel territorio, tan reciamente disputado días antes. Los resultados en general favorables, fueron, en caso, para los españoles que, llamando la atone ón de los francesce por Cataluña, Va-

<sup>(1)</sup> Suchet dice que las enyas fueron de 180 hombres con 5 oficiales puestos fuera de combate, y considerables las de los españoles. Villacampa, que hace subir á 1 000 las de Chlopiski, calcula en 200 las de su tropa.

FORK NOF

lencia y Aragón, lograron que se contuviera la acción de Suchet sobre Tortosa, cuyo sitio se vió con frecuencia interrumpido.

Ni deja. on los navarros de contribuir á obra tan Espos y Mipatriótica. na en Nava

Habta ocupado el lugar de Mina, aquel célebre guerrillero, preso, según recordamos, en Labiano el 31 de marzo de 1810, un tío suyo, D. Francisco Espoz y Mina que le había seguido en todas sus sorprendentes jornadas. Nacido el 17 de junio de 1781 en Idocia, aldea de once casas á tres leguas de Pamplona y otras tantas de Sangüesa, y ocupado en la labranza de su pequeña hacienda patrimonial, cogiéronle á los 25 años los sucesos del de 1808. La irritación que le había producido la felonía de d'Armagnac al apoderarse de la ciudadela de Pamplona; la no menos intensa provocada por los sitios de Zaragoza, y el ejemplo de varios de sus paisanos y convecinos, le llevaron, primero, á alistarse en el batallón de Doyle y poco después en la partida que, con el nombre de Corso terrestre de Navarra, organizó el tantas veces citado Mina, su sobrino. Preso este y conducido á Francia, substituyóle el tío en el mando que en un principio se reducía al de otros seis navarros, tan patriotas y tan arrojados como él, que le eligieron por su jefe; uniéndosele pronto varios jóvenes de otras partidas hasta juntar 120 hombres con una bandera, que era precisamente la de su herórco y malogrado partente (1). Con procedimien-

<sup>(1)</sup> Es ruzioso el episodio de squella reunión según lo describe el mismo Espoz y Mina en sus Memorias, publicadas por la condesa de Mina su tan distinguida viada. «Llegaba en esto su genle, dice (la de Sadaba), sali é su ensuentro, la detuva, me quejé de su conducta y dijeles que era preciso renunciar á

tos semejantes, tan energicos como hábiles, fué Mina agregando á su partida las de otros que también campeaban por Navarra, los Górnz (Lucas y José), Cruchaga, Sarasa y, por fin, Echevarria y Hernández, el primero de los que, si tardó en cometérsele, fué pagando en Estella aquella y todas sus anteriores fecherias y bárbaras crueldades con su fusuamiento el 13 de julio de 1810.

La fuerza de Mina ascendió prento a un número su ficiente para formar tres batallones que mandaban él, con la suprema dirección por supuesto, Cruchaga y Górriz el mayor Organizó también la administración en todas las merindades libres de la ocupación francesa ó que le era dade recorrer y dominar, tan prudente y severa, que proveyó a cuantos servicios necesitaba su tropa, cada día en aumento. Urgía, sin embargo, dar a aquellas gentes confianza en su organización y fuerza lo cual sólo podía conseguirse con un gelpe de fortuna, y Mina aprovechó para ello la ocasión de hallarse en Estaba una columna francesa, bien distants de temer ol gelpe con que se proyectaba destruirla.

corta conferencia y una hora después se le reunian todos

Google

los escandalos y sujetarse á una severa disciplina, y que al que la desconociese sería pasado por las armas, y á esto se daria principio por su propio jete Sadaba, á quien tenía arres tado. Se me dieron algunos vivas, y varios pasaron deeda lus go á mi bando y me reconocieron por su comandanta. Otros se resistian, y acorcandome entonces al que lievaba la bandera, se la arranqué de las manos, dicténdole. Venga sus surignia que me perience por ser de Mina (era efectivamente la da ini sobrino,, y con aire de gran enfedo y cua fuertes vuese añadi. El que no sucra seguirme paya inmediatamente à mi alo amiento por el ésnero que necente para regresar à en casa, perque soidades malos y viciasos no los ha de menester la patria ai yo los quiere, pera lengas VV entradido que ninguno licuara sus armas, ».

Los que no le siguiaron, lo pensaron major después de ana

Una noche de mayo, y á la mitad de ella, comenzó el ataque por varias descargas hechas en las tapias del pueblo, descargas que introdujeron tal confusión y pánico en los franceses, que no supieron defenderse al salir de sus alojamientos á las calles, siendo muchos de ellos muertos y todos los demas hechos prisioneros. A aquella hazaña, que empezó á acreditar á Mina y á sus Voluntarios, siguieron la aprehensión de un convoy cerca de Tafalla, el ataque de una columna francesa, que fué casi totalmente destruída en el Carrascal, el de una escolta del correo que hubo de rendirse integra junto à Tiebas y la liberación de un convoy de prisioneros españoles de la guarnición de Monzón. Con esas y otras varias acciones contra los coraceros franceses y los polacos de que generalmente se servía el gobernador de Pampiona, impuso Mina tal miedo á los enemigos y tal autoridad en los pueblos, que, al poco tiempo de ejercer el mando, era conocido de propios y extraños por el nombre de Rey de Navarra Para que se comprenda la acción de Mina, basta decir que en sus campañas de entonces fueron 48 los combates que riñó con los franceses, si adversos algunos por la vigilancia que tantas sorpresas y asaltos llegaron á imponerles, favorables la mayor parte y de resultados de gran importancia por la proximidad, sobre todo, á la frontera y à las comunicaciones principales del ejército invasor con el resto de la Península (1). Puede pre-

Томо тх

<sup>(1</sup> No pueden detallarse todas case acciones, porque su Jescripc.ón llenaria un libro de no cortas proporciones. Nos satisfaremos, pues, con dar sus nombres por orden alfabético, tal cual lo hizo Mina en su autobiografía publicada en Londres el año de 1625. Esos nombres son los de Aibar, Añezcar, Arlabán. Ayerbe, entre Salinas y Arlabán, Erice, Irurozqui,

sumirse cuál sería al génera de vida á que habría de sujetarse para no sufrir la suorto de su sobrino, sorprendido cuando se consideraba más seguro. Fuera del tiempo en que sus heridas le obligaron é guardar cama, aponas si la usó dos mesos duranto toda aquella guerra; «mi loche comunmente era, dice ca sus Memoras, un banco ú etro mueble semejante, embosado en mi capa, cuando de día ó de noche no me recustaba en el campo, bojo de un arbol é entre poñascos, pronto de esa manera para cualquiera empresa». Y 💰 esas privaciones y trabajos, soportados con estóica firmeza y de que daba ejemplo á sua voluntarios, correspondian los principios de igualdad y justicia, la distripución habilisma de las recompansas al valor y la abnegación de cuantos le estaban subordinados. «El que aprehendía un caballe le montaba, y desde aquel momento era ya soldado de caballeria, el que se apoderaba do una lanza, y quería servir en esta arma, eralancero, y por este ordan tonia mejor fusil, mojor ba-

En la acción de lacalort y Sangüesa, con 8 000 hombres ya, derrotó à 5 000, entre Sallums y Arlaban, esgrá todo el convoy matando tiros 700 franceses y rescatando de 600 à 700 sepañoles, y en Mañera destrose la división Abbé y se apoderó

do su artiliacia.

Leriu y campos de Lodosa, Mañera, Noain, Peralta de Alcolea, Cabo de Saso, Piedramillera y Monjardin, Placencia, Ecoafort y Sangtosa y Vallo de Roncal. Y monos remarcables, añade, aunque ecempre gioriosas, las de Acede y Arquijas, Alcobierre, Alfaro, Barasoain, Beriaia, Biurrum, Boquete de Embie, empos de Ausa (Lam?), de Mañera, de Mirimbal, Canfranc, Carrascal, Castiliocar, Costilio de la Alfajeria (Aljaferia, en Zaragosa, Cirauqui, Eges de los Caballeros, Estetia, huertas de Zaragosa, Hiusca, Jaca, junto & Albéina, Lumbier, Mendigorris, Mendibil, Monreal, Nazar, Jicos, Ovarsun, Paente la Beyna, Pueyo, Sada y Lergu, Santa Crus de Campezu, Sarasa, Begura, Soriada, Sos, Tafaila, Tarasona, Tichas, Tiermas y Sangtesa, Tudela y Venta de Oyársun.

н осо жылы 1 1

yoneta, mejor sable, aquel que se lo proporcionaba del enemigo, y este era el grande estímulo que había para arrojarse á empresas atrevidas (1). Tan atrevidas, que hubo acción, como la del Carrascal, en que no pudo darse á los infantes más de un cartucho por plaza, arrojándose, una vez disparado, á la bayoneta hasta sobre los coraceros franceses, y poniéndolos en derrota (2)

Una persecución, un ojeo, pudiéramos decir, con Batida del fuerzas verdaderamente extraordinarias por su núme- le Reille ro, el de los generales que las mandaban y la crueldad rabiosa del que las dirigía en jefe, sucedió entonces en Navarra poniendo en riesgo de perecer á Mina y á cuantos patriotas mantenían el espíritu de indepen dencia en aquellas montañas. El general Reille, encargado recientemente del gobierno de Navarra, comenzó su mando anulando las providencias de su antecesor Drouet que había declarado considerar á los voluntarios de Mina como soldados del ejército español, y á los que prendía en los campes de batalla, por consiguiente, como prisioneros de guerra. Esa medida, más que por espontáneo y generoso impulso de su corazón,

Google

<sup>(1)</sup> Cuenta que siendo soldado en la partida de su sobrino y habiendo ganado en buena guerra un excelente caballo, hizo aquel su jefe lo entregara á uno de sua favoritos á quien se le había antojado; y él lo inutilizó antes de darlo. Por su parte y mandando ya, jamás puso á prueba igua. Á ninguno de sus voluntarios

<sup>(2)</sup> Para creer en tales procesas y darse razón de elias, hay que acudir á la comprobación con documentos irrefutables, y á la memoria del terror que nuestros guerrilleros imponian á los soldados franceses, terror que se comunicó á todo su pueblo con la noticia del número de las bajas que sufrieron en aquella guerra, sin contar con las sufridas en las grandes batalas. Las Memorias de Mina las de Aviraneta respecto al cura Merino y las diferentes crónicas que se refieren al Em

ara inspirada por la conducta de Mina, humanitaria á un punto que admiraba á los franceses, que sólo veian en los guerilleros brigantes, como ellos decian, bandoleros y asesinos, indignos del trato y consideraciones que en toda guerra se conceden á los que forman parte del ejército regular enemigo. Pero Reille creyó que para acabar con las que él suponía gabillas de bandidos, el rigor era el único y más sano medio, y volvió al primitivo y ya desacreditado de fusilar a los prisioneros y meter en las mazmorras de la fortaleza de Pamplona à los partidarios, suppatizadores y familias de los insurrectos. Y crevó también que ninguna ocasión mejor para la ejecución de tal y tan terrorifico sistema, que la del paso por el territorio de su gobierno de las numerosas masas de tropas en camino desde Francia. para unirso al ejército del mariscal Massena. Detenidos, pues, en la frontera y puestos á sus órdenes sobra-30 000 hombres, formé Roille varias columnas cuyo mando encomendó á los generales que con ellos llegaban de Francia, y después de un maduro examen de la situación de Navaira y de la fuerza y condiciones de los patriotas españoles mandados por Mina, las dirigióá los puntos estratégicos más importantes de aquella provincia, decidido a no cejar en sus maniobras hasta pacificarla por completo. La campaña fué en extreme ruda, y en los dos meses que duró fueron innumera-

pecinado, Palarea, Julián Sánches y tantos otros como constituian aquella hidre cuyas innumerables cabezas, al dicir de Kellormann, sele podría cartar de un grapo Napoleón con su presencia en España son las fuentes de que es preciso valerse si se ha de formar idea, aproximada por lo menos, de las temerida des á que se entregaren unos hombres que nada tienen que envidiar en materia de patriotismo, de arrojo y de instintos belicosos à los más renombrados héroses de la antigüadad.

bles los encuentros y choques, los triunfos y las derrotas, las desbandadas y desastres de unos y otros, imperiales y españoles; pero la causa nacional quedó, al fin de tan larga y encarnizada lucha, en el mismo estado de resistente y boyante que antes

Empezó la batida de los de Reille teniendo Mina situados en Artajona y Mendigorría los 3 500 voluntarios con que contaba en principios de agosto de aquel año de 1810, y después de la acción de Estella, en que à los primeros tiros había huido el prior de Ujué, nombrado por la Rogencia para, con el empleo de coronel y el título de comandanto en juíe, mandar todas las guerrillas de Navarra (1) Este suceso devolvió á Mina el cargo que la ignorancia, tan sólo, de lo que pasaba en Navarra pudo confiar á otro alguno, acreditándolo la misma acción de Estella en que nuestro célebre guerrillero logró sacar á su gente del riesgo en que la había dejado quien ni por su estado ni por su impericia debió mandarla nunca. De Echauri y Guirguillano,

<sup>(1)</sup> El cura de Miguel obtuvo, con efecto, del gobierno de Cadis la misión de impulsar la ya enérgica y hasta entonces felix marcha de las guerrillas navarras, olvidando los servicios de Mins y su nombramiento anterior, debido á la iniciativa patriótica de la junta de Peñiscola. Armado de una entudasta y halagadora proclama y suponiéndosele portador de fondes con que fomentar la guerra, fué perfectamente recibido de los navarros que, é su exaltado patriot amo, afiadían la fe que siempre han dado à la palabra de sus sacerdotes y el convencimiento de que un enviado del gobierno supremo llevaria dinero armas é instrucciones que al poce tiempo les proporcionarian el tan decesdo aunque costoso triunfo a que aspiraban. Pero como empezó por imponer unos tributos nunca exigidos por Mina, dictar disposiciones que no conducian à resultados de la acción batallora, incesante y eficas, de su anterior comandante, y le vieron, por el contrario, en el primer combate retirarse del campo en que se sacrificaban sus subordinados, ballóse inmedistamente en la precisión de volverse á Tarragona y Cádis.

donde le observaban dos columnas enemigas escaramuceando con la de Mina todos los días, hubo éste de retirarse al aparecer otras varias que fueron á reforsar á las francesas; pero valiéndose en la sierra de Andia de un error cometido por el jefe imperial, se lanzó sobre Puente la Reina, donde, con otra estratagema, se apoderó de los 300 hombres que guarnecian aquella población y en fuerte. Así burló la primera de les combinaciones con que Reille crefa hacer pristoneros a los de Mina, para los que tenía pedidas raciones en Pamplona; tal era la confianza en el éxito de su tan meditada manjobra (1). Pronto, an embargo, se vid en nuevos apuros el hábil guerrillero, acosado siempre por varios cuerpos franceses, movidos por la rencorosa iniciativa de Reille que, escarmentado antes por los catalanes, supondría fácil su desquite con los navarros. De Lumbier, donde se hallaba con toda su gente cansada y falta de municiones, su constante necesidad tan difícil de remedio, se dingió Mina a Aibar y Leache, y de allí y separado por los enemigos de su teniente Barrena, que hube de alejarse en el primero de aquellos pueblos, volvió de noche y á favor de una marcha penosisima. á Puente la Reina y Guirguillano, con la fortuna de que pudiera reunírecie aquel cabecilla burlando tam-

Nunca comprendieron los franceses que sua erueldades, en ves de frute, les producían reveses y, por fin, su rulas.

<sup>(1)</sup> Dice Mina en sus memorias: «Las disposiciones del tal Reille, gobernador de Navarra, negando cuartel à mis voluntarios y cargando responsabilidades à sus padres y parientes y à las justiclas de los pueblos, à mi juicio perjudicaban mucho à las operaciones de las columnas dustinades à mi destrucción, Perdian mucho tiempo en las averiguaciones que esto requería, y à la persecución le faltaba la vivem que nocesaria erapara darnes sicance.»

bién la diligencia y las emboscadas de sus perseguidores. Imposible el descanso, M.na. huyó á la Borunda y luego á Ulzama, atacando en seguida á 900 granaderos de la guardia imperial, situados en Lanz que, prevenidos sin duda, salieron á su encuentro sorprendiéndole antes de que pudiera acabarse la maniobra que había dispuesto para batirlos. El batido fué él, Mina, y nada hizo una de las columnas que tomaban parte en su combinación; pero la tercera mandada por el valentísimo Cruchaga, su segundo, acometió después á los granaderos que no hallaron otro medio para salvarse que el de marchar de noche á guarecerse en Pampiona. Algo repuesto en el Baztán con socorros que le proporcionó Sarasa, otro de los cabecilias empleado en las aduanas que tenía establecidas en el valle de Ulzama, Mina dió la vuelta por el de Araquil á la sierra de Andia, sin que la persecución encarnizada que suiría le impidiese sorprender algún destacamento, convoy ó correo, con quien tropezase en el camino Cuatro días pudo permanecer en Andía, siempre cercado de enemigos que le cerraron todas las salidas, hasta que desesperando de la fortuna, despidió en Zudaire la caballería para que se dirigiese á pasar el Ebro, y él rompió con los infantes el bloqueo de los importales y por el puente de Belascoain, donde hizo prisioneros siete de los jinetes que los custodiaban, se trasladó á Unzúe y Monreal, que halló evacuado por un error, para él afortunadísimo, de sus enemigos Y vuelta á Aoiz y Ochagavía, hasta que viendo la imposibilidad de mantener siquiera temporalmente el campo de sus operaciones, pasó el Ebro por cerca de Azagra para reunirse á su caballería y á Cruchaga,

que antes se había visto obligado á separarse pero dejando en Navarra á Ulzurrun, otro él, con el encargo, que desempeño admirablemente, de reunir los rezagados y dispersos hasta su vuelta.

«Dos meses, dice Mina, llevábamos, que eran los de agosto y septiembre, en esta peregrinación espantosa, causada por la incesante persecución de los franceses Rodesdos siempre de innumerables columnas, que apenas nos dejaban tiempo para tomar un escaso alimento y para reparar con el sueño nuestros fatigados miembros, desnudos y descalzos la mayor parte de los volunrios y en el mayor estado de miseria, extraordinario era que pudiéramos volver á reunirnos la mitad cuando más del número que había cuando tan tenaz y viva. persecución diera principio. Inevitable fué el rezague de infinitos, disimulable su natural depersión, y sensible la muerte de no pocos por falta de fuerzas para resistir, y muy dolorosa la barbarie de que usaron los enemiges, fusilando sin piedad á los que hallaban en los caserios casi moribundos. Este proceder era efecto de las órdenes expedidas por el general Reille para no darnos cuartel.

Aun así, lograron salvarse de borrasca tan pertinas y funcea, y aunque no cesó del todo por lo próximos que quedaban á la esfera de acción de las tropas de Reille, y tuvieron que internarse en Castilla ganando las mesetas de Sona y Molina de Aragón, les llegó el descanso, relativo por supuesto, que tanto necesi taban para volver de nuevo á su interminable tarea patriótica. Habían en el camino procurádose una organización más propia, formando un regimiento de caballería que llamaron Histores de Nacarra, ganceo

Mina de acreditar el nombramiento de coronel y comandante general de aquellas guerrillas de que, por fin, fué investido por la Regencia, transformándolas en cuerpos con algunas de las condiciones de las tropas regulares. Y deseando acreditarlo también con una acción, el ruido de cuyo éxito llegase pronto á la residencia del gobierno, ya que el de sus hazañas anteriores había pasado como desatendido por la distancia, sin duda, ó lo poco importantes que se consideraban, acometió la empresa de sorprender a la guarnición de Tarazona y apoderarse de los 500 franceses que la componian. No fué afortunado en la empresa porque no sorprendió á los presidiarios de Tarazona ni logró batir á una fuerte columna que ac idió al socorro de ellos. Por el contrario, entablada la accion, tuvo la desgracia de que, herido gravemente Cruchaga en una de sus habituales temeridades, fué preciso que los voluntarios lo sacaran de las manos, en que había caído, de los franceses, y, aunque lo consiguieron en un combate sumamente encarnizado, las pérdidas ascendieron á un gran número de los que Mina, puesto á su cabeza y herido también, llevé al rescate de su queridísimo teniente.

Con esc volvió Mina á Navarra, donde penetró á mediados de octubre, celebrando su regreso con varias acciones afortunadas en Monreal, Olite, Alzorriz y entre Aibar y Leache, que le compensaron el tremendo revés sufrido por Górriz en Belorado antes de que su jefe hubiese logrado cruzar el Ebro (1).



- 4P 4RD - 1R TV

<sup>(1)</sup> Lucas Górris perdió en aquella acción más de 400 hombres, de los que insité el general francés Roquet en Santo Domingo de la Calsada 70, que fueron los presioneros. Pero, para

Ahora bien, la aparición de Mina en Molina y Tarazona hizo tomar á Suchet por fuerzas dirigidas á estorbarle en su empresa de Tortosa las que se habían presentado en los límites del territorio de su gobierno. más que con ideas agresivas, huyendo de las minumerables columnas que lanzó Reille en su persecución. Y bien pudiera haberlo observado desde que, trasladándose las tropas que componían esas columnas al teatro 4 que estaban llamadas con el ejército de Portugal, volvió Mina al predilecto, mejor aun, al único por entonces y largo tiempo después de sus admirables campañas. Ni Mina se estableció en las Cinco Villas, como dice Suchet, ni pensó nunca en amenazar los puestos que tenja fortificados en la frontera de Aragón con Navarra el célebre mariscal francés, ni, después de todo, debió llevarse otro objeto al estampar en sus Memorias tal despropósito que el de exagerar los obstáculos que halló para el sitio de Tortosa. Lo que hay es que, alejándose, como luego diremos, Macdonald de las inmediaciones del Ebro para proteger les conveyes que se le anunciaron desde Francia como dirigidos á Barcelona, y, más acaso, para vengar la derrota de La Bisbal, amenazado por los catalanes, de consiguiente, en el territorio que, con ese motivo, se les dejaba libre, por los valencianos, de lotro lado, que, á las órdenes ya de Bassecourt, querían volver por su crédito, tan rebajado con las torpezas de Caro, y por

que se comprenda qué clase de gente eran nuestros guerrilleros, convieue saber que los de Górris, derrotados tan ejecutivamente, después de atravesar el Ebro por su región más alta y ya cerca de Vitoria para reunirse á Mina, interceptaren un convoy que escoltaban 300 franceses á quienes batieron, persiguiéndolos luego hesta Villarreel

3h F · h

los aragoneses, en fin, de Villacampa en Teruel, tuvo Suchet que suspender las operaciones del sitio de Tortosa, reduciéndolas á la de continuar el bloqueo como inejor pudiese, mientras atendía á repeler las agresiones que, por alguna parte de aquéllas ó por todas á la vez, se intentaran sobre su campo.

Y con efecto, no tardó en llamar su atención la junta de fuerzas del ejército español de Cataluña en Falset de Flix y Fal amenazando eser sobre García, Mora o Ginéstar y estorbar la bajada del material de guerra de los franceses por el Ebro. Al brigad er barón de La Barre, que en agosto había trabajado con éxito en tan provechosa tarea; á los tenientes coroneles Villa y Sotomayor que batieron en septiembre à los italianos, el primero, aprisionándoles junto á Flix un batallón, y en García, el segundo, á 300 franceses; y á Bozoms, el guerrillero conocido después por el nombre de Jeps des Estanys, que con otros jefes de somatenes acosaban de continuo á los navegantes del Ebro y sus escoltas en octubre, sucedió una nube de oficiales de aquellas partidas ó del ejército que se dedicaron con el mayor entusiasmo á cazar, esa es la palabra, á cuantos franceses tripulaban las barças ó las seguían por las orillas de aquel río, muy crecido ya en noviembre. El tres de este mes se entabló entre Fayón y Flix una acción de lo más singular que puede imaginarse. Los somatenes, emboscados en las crilias y espiando la bajada de los barcos asaltábanlos con el mayor arrojo, no arredrándoles cruzar el río á nado ó en alguna de las lanchas apresadas para aprisionar también las fugitivas de los franceses, matando á algunos de éstos, cogiendo á varios y obligando á no pocos á arrojarse al rio para en él perecer

. Google

shogados No les valió á los navegantes franceses el haberse apostado en la ordia derecha cerca de Flix unos 800 de los suyos, ni en la izquierda junto á Vinebre sobre 2.000, y los 400 que los escoltaban: además de los muertos y prisioneros, perdieron los imperiales seis barcas cargadas de municiones y víveres, destrozadas y echadas á pique. Tuvo Suchet que enviar á Habert y Abbé con la mayor parte de la división del primero de estos generales para desencastillar á los nuestros de Falset que se consideraba como el centro militar de donde partían y en que se apoyaban las expediciones dirigidas á entorpecer la navegación del Ebro por los franceses.

Habert fué directamente desde Mora; Abbé marché cobre la izquierda española, y el comandante Avén, saliendo de García sobre la derecha para, principalmente, llamar la atención de nuestras fuerzas y dividirlas. La precipitación de Habert en su ataque central hizo ineficaz el envolvente de las columnas de los flancos; y los españoles, á quienes mandaba La Barre, apercibidos para la defensa en todas partes, resistieron al principio el choque, y luego pudieron retirarse aunque perdiendo 300 hombres, entre los que el conde de la Cañada, coronel del regimiento de Granada, y el brigadier Navarro, el antiguo gobernador de Tortosa, que al poco tiempo logró escapar de las manos, en que había caído, de los franceses (1).

<sup>(1) «</sup>En una carga de caballería, dice Suchet, á que dió lugar aquella acción, merece mencionarse un combate personal entre dos jefes de ambas tropas, el oficial de los jinetes españo les, hombre de gran talla, dirigió una provocación amenazadora al teniente de húsares Paté, militar intrépido que ya había perdido un ojo en la guerra. Fué aceptado el reto, y se

Con eso y con establecer en ambas orillas del Ebro las fuerzas vencedoras de Falset, quedó Suchet en disposición de atendor á otro nublado que se le presentaba por los horizontes de Valencia, ya que no le era dado apretar el cerco de Tortosa hasta que volviera Macdonald de su expedición al Ampurdán.

Y era que el general Bassecourt había resuelto ha-Acción cer una fuerte demostración sobre Ulidecona, puesto Ulidecona avanzado, como saben nuestros lectores, que tenían los franceses para observar a las tropas valencianas y proteger de ellas el bloqueo de Tortosa en la orilla dezenha del Ebro.

Ya á mediados de octubre Bassecourt, que desde que relevó á Caro tenía su cuartel general en Castellón de la Plana, se dedicaba á recorrer los puestos avanzados de Alcalá de Chisvert, Peñiscola, Las Cuevas y San Mateo, reconociendo, además, las posiciones francesas próximas á Ulldecona, reforzadas naturalmente por los franceses al sentir la inmediación de los nuestros á su campo. Al volver á Castellón Bassecourt entre las aclamaciones de los pueblos del tránsito, Benicarló, Vinaroz, particularmente, y Cabanes, entusiasmados sus habitantes con el aspecto y las maniobras de nuestras tropas, Suchet había, á su vez, reconocido con una fuerte columna la posición de San Mateo, y, con otra, avanzo hasta ponerse á tiro de cañón de Peñísco-

me Google

AB ABL IE A

suspendió por un momento el combate entre las tropas así como por mútuo acuerdo. Pronto se fueron los dos jefes á à las manos, la fortuna favoreció al oficial francés, el español fué derribado y nuestros húsares cargan inmediatamente y dispersan el destacamento de la caballería española».—Recordando el trance de Lérida, se vé lo aficionado que era Enchet á esa clase de novelas caballerescas.

la, de cuyos muros se hizo salir un batallón de Valencia con alguna caballaría que dispersaron las avansadas francesas causándolas también muchas bajas (1). El movimiento de los franceses inspiró á Bassecourt la idea de otro, per su parte, que los escarmentara amenazando sus espaldas. Puesto de acuerdo con el capitán Codrington del pavío inglés Blake, embarcó en este el 16 dos batallones de los que guarnecían á Peñíscola. que á las órdenes del general Doyle intentaran un desembarco en los Alfaques, mientras otro batallón, el 3.º de Valencia, saliese de la plaza á entretener á los enemigos para que no se retiraran á tiempo. Pero los franceses observaron la maniobra y, sospechando su objeto y que pudiera hacerse combinada con los atiados de Tortosa, se retiraron apresuradamente á Ulidecons. El navío retrocedió al fondeadero de Peñiscola para el 22 repetir la operación sobre la torre y ciudad de San Carlos de la Rápita sin exito también, hasta que, en los últimos de aquel mes de octubre, una nueva expedición marítima logró ocupar á la misma vista de los franceses la torre de San Juan que domina el puerto de los Alfaques, la cual fué inmediatamente guarnecida, artillada y provista de municiones y víveres.

Era, sin embargo, urgente acudir al socorro de Tortosa antes de que, ilegando Macdonald à la inmediación de aquella plaza, resultaran inútiles cuantos esfuerzos se desplegasen por los ejércitos de Cataluña

<sup>(1)</sup> Dice el parte de aquella acción que uno de nuestros 5 harides, llamade Pulles, «casador del regimiento de Olivensa, atacó él solo y persiguió con furor á 6 húsares enemigos: acción que ha premiado el general con el distintivo, que llevará en la casaca, de una espada crusada sobre elesa seis».

y Valencia para efectuarlo con fruto. El general Bassecourt así lo comprendía y por eso había emprendido los reconocimientos que acabamos de recordar; y el 25 del mismo mes en que se hicieron, acometió .a empresa de sorprender el campo francés de Ulldecona, esperando destruirlo y seguir desqués á Tortosa hasta hacer levantar el cerco. Su ejército se componta de unos 8.000 infantes y 800 caballos que, anticipadamente y á favor de marchas rápidas y hábiles, reunió bajo los maros de Pefúscola Mandaba Musnier en Ulldecona; y con decir que tenía á sus órdenes allí otros dos generales, Boussard y Montmarie, puede calcularse que no eran escasas sus fuerzas, circunstancia natural después de los referidos reconocimientos de Bassecourt y del combate refiido al pie de Pefifscola. Ejercian, además, los franceses gran vigilancia, y sus avanzadas dieron à Musnier aviso de que los españoles reunían fuerzas que por su número revelaban alguna empresa seria. Así es que, por diligencia que puso Bassecourt para, haciendo la marcha de noche, caer antes de que despuntara la aurora el 26, nalló á los franceses preparados (1) Había tenido que detenerse algo en el puento del Servol para que se adelantara su columna do la derecha, y cerca ya de Ulldecona se detuvo de nuevo más de una hora para dar á aquella





<sup>(1)</sup> Schépeler dice crealmente sorprendides los franceses... Del parte de Bassecourt no resulta eso, y en él se deja ver que consistió en el retraso que impuso la tardanza de una de sus columnas de los flancos

Suchet dice: «El general Musnier acababa de recibir por los que volvian de sus reconocimientes de la noche el aviso de la aproximación de los enemigos y hacía tomar las armas á las tropas de Ulidecona, cuando Bassecourt ... »

misma columna tiempo de llegar en les momentes del combate que se preparaba.

Porque el ejército valenciano marchaba en tres columnas; una central que regía Bassecourt, con el general conde de Romré á su lado y la fuerza mayor, otra por la derecha, á las órdenes del brigadior Porta, que desde Alcanar debía caer sobre el flanco opuesto de la posición francesa, y otra por la izquierda que mandaba el coronel D. Melchor Alvarez y que remoniándose tierra adentro iria a caer en Ventallas sobre la relaguardia enemiga para cortar su comunicación con Tortosa. El plan estaba bien ideado; pero, frustrándose el de la sorpresa por los retardos de la columna de la derecha que, como hemos dicho, debia concurrir al combate desde que se miciara, y no contándose con tropas bastante sólidas para suplir con su constancia aquella falta, era de temer un fracaso y el de las fun dadas esperanzas del general que las regia.

Bassecourt, cerca ya de las seis y a punto de amanecer, avanzó con su fuerza lanzando las guerrillas sobre los puestos avanzados del enemigo, reforzadas con caballería que penetrase en Ulidecona al toque de deguello. A la señal convenida, que era la del disparo de un cationazo y de algunos cohetes, atacaron las guerrillas mientras Bassecourt avanzaba con el grueso de la caballería á una ermita que domina el campo de uno de los regimientos franceses. Pero, no sorprendidos éstos, como suponía el general español, recibieron el ataque con descargas cerradas, tan nutridas de fuego y certeras, que, á las primeras, cayó herido y fué hecho luego prisionero el coronel D. José Velarde con varios dragones de su regimiento de la Reina y muchos infan-

tes, y hubieron de retirarse, después de insistir mucho en su empeño de penetrar en Ulldecona, las ya mencionadas guerrillas y otras fuerzas con que se quiso apoyarlas. En la reacción operada por los franceses, ni sorprendidos ni atacados por sus flancos, acometieron con tal energía, secundada por la hábil dirección de sus jefes, los generales Musnier, Boussard y Montmarie, puestos á su cabeza, que Bassecourt se vió obligado á ordenar á los suyos la retirada á Vinaroz. Verificóse, en efecto, por escalones, protegida por la caballería y las piezas que, con sus cargas aquélla y con su fuego éstas, la sostavieron con un orden que no era de esperar de tropas tentas veces y tan recientemente batidas. A pesar de eso, de haberse allí unido la columna de Porta y de la diligencia con que Bassecourt dispuso los campamentos en que sus tropas deberían esperar el ataque del enemigo que iba persiguiéndolas, desbandáronse, á su vista, sin que las órdenes de su general en jefe, los esfuerzos de su segundo Porta, la voz ni los denuestos de sue oficiales las pudieran contener; corriendo hasta Peniscola, donde, por fin, cesaron en su fuga al abrigo de aquella fortaleza. Los franceses, cuyos comceros convirtieron desde Vinazoz en derrota la hasta alli ordenada retirada de los españoles, cesaron en la persecución á la vista de Peniscola, sin que pudieran dar con nuestra columna de la izquierda que, después de cumplir satisfactoriamente con la misión que se le había señalado, se retiró por los caminos del interior de la tierra sin contrattempo alguno de importancia (1).

Тоно іх

<sup>(</sup>l) Los franceses, y Suchet el primero, han asegurado que nuestras bajas ascendieron al número de más de 2.500 pristo-

Y ya es tiempo de que dirijamos la atención sobre le que entretanto pasaba en Tortesa y en el campo de sus situadores.

Durante las operaciones que hamos recordado, realizadas en Cataluña, Aragón y Valencia para acudir al auxilio de aquella plaza, bastante hizo Suchet con mantener el bloqueo é ir preparando el material para el sitio. Ocamonos hubo en que las fuerzas que quedaron en Jesus y las Roquetas, apenas si bastaban para. la defensa de las obras que se construían al frente de aquollos barrios, cuanto más para pensar en el ataque de la cabeza del puente, único punto que los era dado amenazar en la vasta extensión de una fortaleza á cuya. conquista estaban liamadas. Toda su acción ofonsiya se reducia al débil fuego que de cuando en cuando dirigian al puente desde una trinchera, que recibió de los tortosinos el nombre de la Zanja, construida para estorbar las salidas que la guarnición pudiera hacer por aquella parte. La plaza, en cambio, disparaba sus piezas al descubrir el paso de los franceses que en su marcha á la parte de Valencia ó de regreso de las jornadas. contra Caro y Bassecourt, transitaban por el camino de Charta y Mora, su depósito del material y cuartel general. Así se pasó hasta mediados de diciembre en que, asegurada la ocupación del Ampurdán y con la probabilidad de que no serían interrumpidas las comunicaciones del Imperio con Barcelona, el mariscal duque de Tarento creyó poder cumplir la oferta que había hecho

neros No es exacto, los extraviados fueron unos 2.000, pere muchas de ellos volvieron á sus cuerpos algunos días más farde.

Lo de siempre; muchos dispersos y pocas bajas.

á Suchet de acudir en su apoyo para el sitio de Tortosa. Vuelta de No le había costado á Macdonald poco trabajo el Ampurdán.

ponerse en tal disposición. Durante su estancia en Lérida y Cervera, el marqués de Campoverde, sin fuerzas para atacarle ni operar á sus inmediaciones en la margen izquierda del Ebro que el Mariscal cubría, se había remontado á la región del alto Segre que hizo desalojar á los franceses que la ocupaban. Sus miqueletes y somatenes se habían abierto paso á Llivia y hasta á los puertos de la para ellos mexpugnable plaza de Mont-Louis Felizmente concluida aquella jornada, Campoverde volvió por el mismo camino del Segre hasta ponerse de nuevo á la vista de Macdonald, que seguía establecido en Cervera, si anhelante por dirigirse al Ampurdán, sujeto allí por las apremiantes instancias de Suchet. Las reclamaciones, sin embargo, del gobernador de Barcelona para que se abriese paso á los convoyes con que debía abastecerse aquella plaza, decidieron al duque de Tarento á volverse al Ampurdán. Y sea con ese fin ó con el de preparar la jornada con un choque imponente y hasta el de apoderarse de la fortaleza de Cardona, según presumía Vacani, se dirigió contra Campoverde, quien hubo de retirarse á Cardona para desde allí observar la marcha del 7.º cuerpo francés y atacarle, si lo veía posible, por sus flancos. Macdonald marchó en columnas por Sanahuja y Solsona, dejando á sus soldados cometer los excesos de costumbre en la indefensa ciudad para inmediatamente, este es, el 21, presentarse á la cabeza de las brigadas Severoli y Salme y la división Frere frente á la fortaleza en que se había Campoverde establecido. Saliéron e los nuestros al encuentro por el camino más Cardona.

Batalla de

ABI P TO B

recto, mientras etra columna, á las érdenes de Velasco, salía á esperarle en la unión de el del Milagro con el de Solsona á Calaf. Los franceses marchaban arrebatadamente y en varias direcciones, creyendo anoderarse de Cardona y hasta de su fortaleza sin necesidad de desplegar grandes esfuerzos, tal era la confianza en su fuerza y tal el desdén con que nos favorecian. Pero dos bataliones enviados por Campoverde bastaron para rechazar á los que se presentaron por el camino directo, obligándoles á retroceder por él (1) Reforzados por Macdonaid, que acudió con Salme y Frere, volvieron los franceses a la carga por su derecha, izquierda nuestra, y, rechazados también cerca ya de las Salinas, se situaron en una altura próxima, coronada por un caserio que pretendieron defender mientras llegaran otras columnas en su ayuda. Disputóso la poetción con tenacidad de una y otra parte de los combatientes, que sucesavamente iban creciendo en número, hasta que el sargento mayor de Iberia, D. José de Arenas, la asaltóy se hizo dueño de ella, acogiéndose los imperiales à HUS TASSITVAN

Entretanto, otra columna francesa se había dirigido contra nuestra derecha, donde, después de un

<sup>(1)</sup> Qué tal andaría la com para que diga Vacani. «Macdonald tomó inmediatamente posición en la cima del a.to fren ta

4 la derecha del enemigo, y no menos encoterizado que César
en las Galias con Fabio y los Romanos ante la fortaleza de
Ciermont, se volvió contra Eugenio y los Italianos porque,
desobedeciendo las órdenes que se les había dado, despreciaron la fuersa y la posición en que estaban los enemigos creyendo arrogantemente saber mejor que él de los casos que pudieran proporcionar la victoria, en suma, se aventuraros con
exceso de bravura y falta de prudenc a estando tan próximo el
castil o, à meterse en medio de enemigos muy superiorse en
minument

obstinado combate, la repelieron nuestros soldados regidos por el teniente coronel Roten que, con los granaderos de Almería y algunos tiradores, mantuvo su puesto y cargando por fin al enemigo la bayoneta calada, le tomó los parapetos en que se había establecido. No por eso había de cejar en sus propósitos el Manscal, tan celebrado desde su hazaña, particularmente, de Wagram y formando sus cuerpos en líneas como para refiir una gran batalla de las en que él estaba acostumbrado á tomar parte, acometió de nuevo á Campoverde. Fate, que se había establecido perfectamente con su centro y alas á cubierto de todo flanqueo y apoyándose en sus reservas en primer término y en Cardona por fin, resistió el ataque general como había resistido los parciales antes; y Macdonald, convencido de su impotencia para vencer aquel mesperado obstáculo, se volvió á Solsona con la vergüenza de dejar en las posiciones á que se había retirado hogueras encendidas que descrientasen á los nuestros sobre sus ulteriores proyectos. De Solsona, que dejó otra vez saquear y entonces con un ensafiamiento que, mejor que otra cosa, demuestra el revés sufrido, se volvió á Cervera por los mismos caminos que había llevado en su desgraciada y bechernosa expedición (1).

<sup>(1)</sup> Sobre los estragos bechos en Solsona por la furia francesa, se explica así D. Adolfo Blanch «Mohino á fuer de abochornado, hubo de retirarse Macdonald à Solsona, en caya ciudad se ensañó, permitiendo á sus tropas toda licencia y mandando incendiar, la noche del 24, la hermosa y recién construida catedral, de la que se desplomó una tercera parte de la bóveda principal, hacia la parte del preshiterio. El altar mayor, algunos otros altares, las magnificas sillas del coro y la bella capilla de Nuestra Señora del Claustro, todo quedó reducido á pavesa,»

Acciones de ta.

Al tiempo en que tenía lugar suceso tan inespera-Lladó y la Crus-Cubier, do como el del vencimiento de Macdonald en Cardona, obligándole á reponerse de él con descansar algunos días en su anterior cantón do Corvera antes de encaminarse al Ampurdán, ocurrían en este país acontecimientos que por instantes reclamaban la presencia del célebre mariscal en él El barón de Eroles había. apresado junto á la Junquera un gran convoy que los franceses intentaron protejer atacando antes las posiciones ocupadas por el caudillo catalán el día antes, 17 de octubre, en las cumbres da Llorona, Encargado Clarós de mantener ocupadas las últimas con el batallón de Almogávares y los cazadores del Ampurdán, Eroles descendió con el resto de su división á la carretera y, cargando á la bayoneta la escolta del convoy, no sólo se quedó con él sino que la causó 250 bajas é hizo 75 prisioneros, de los que 2 oficiales.

> La derrota de los franceses no era de las que deben dejarse sin venganza, y el general Coll.er se dirigió el 20 á Lladó con 2 000 infantes y 100 caballos, decidido á tomársela completa y sangrienta. Eroles, comprendiendo los defectos de la posición de Tortella, donde se encontraba al recibir el aviso, para defenderla con las cortas fuerzas de su mando, resolvió anticiparse al ataque de los franceses. No le arredró el contrattempo de que, extraviándose por la obscuridad de la noche el batallón de Almogávares, se sucontrara él la mañana del 21 con solos 700 de sus hombres á cuya vista le acometieron los enemigos como seguros de una v.ctoria. fácil y decisiva. El Barón los rechazó bravamente en sus varios ataques; y, no satisfecho todavía, los cargó

ah Birin Y

á su vez hasta meterlos llenos de pavor en el castillo de Figueras.

En tanto que Eroles se cubría de gloria en Lladó y sus gentes vengaban el fusilamiento de uno de los somatenes con no dar cuartel á los allí derrotados enemigos, incansables en sus crueldades, la marina inglesa y la sutil de los españoles, por aquél.a convoyada, recorría la costa inmediata desde Barcelona y Mataró, á Cadaqués, destruyendo las baterías levantadas por los franceses en ella, apresando los barcos surtos en los puertos y calas é imponiendo contribuciones en los pueblos de la frontera, para lo que el teniente coronel O'Ronan llegó á desembarcar con alguna, aunque corta, fuerza, á cuya cabeza entró un día en Figueras tras de los imperiales. A tanto llegó la osadía de los catalanes y de los marinos sus auxiliares, que, furioso al tener noticia de aquellos sucesos el Emperador, envió con 5 000 hombres al general Clément que se dedicó á purseguir á Eroles hasta Olot, de donde regresaba repleto de botín cuando le ascitaron los catalanes que después de varios choques, afortunados unos y adversos otros, lo metieron, desesperado también, herido y con 1 000 hombres de menos, en Gerona (1).

No andaban los españoles menos diligentes en el Llobregat para hostil.zar á la guarnición de Barcelona, así para mantenerla en continua alarma como para

<sup>(1)</sup> Al saber los de Eroles cuantos atropellos había cometido Clément en su marcha à Olot y en momentos en que se les distribuían las raciones en Turnalis, se pusieron à gritar: No queremos pan, sino cartuchos, cartuchos y perseguir al enemigo. En aquella jornada, una de las más notables de los catalanes en la guerra, no se dió cuartal à nadie ni de una ni de otra parte.

impedir las salidas que se atreviera á emprender en busca de viveres. Apenes si se interrumpian sus alardes y sus insultes al aborrecido invasor. El general Obispo quiso solemnizar la ceremonia del juramento impuesto por el Gobierno para que se reconociese la soberanía de las Cortes, con una función militar que, al tiempo de ofrecer alarde tan patriótico en espectáeulo á la guarnición francesa de Barcelona, lo señalara. con un ataque á las avanzadas de aquella plaza. Era, con efecto, un gran preliminar para tal fiesta el de una acción que domostrara la osadía de nuestros patriotas á la vista misma de tan formidables enemigos; y fué elegido para representarlo el siempre intrépido y sagaz, teniente coronel ya entonces, D. José Manso La noche, pues, del 24 de octubre, fué Manso destacado á San Pedro Martir y Sarriá con los tiradores de su división y dos secciones de la caballería de Numancia y coraceros españoles, y á les siete de la mañana signiento caía sobre la guardia de la Crux-Cubierta, copándola, como vulgarmente se dice, con la sola excepción de dos franceses que lograron salvares en la plaza, protegidos por el violento fuego de artillería que salía del baluarte próximo de San Antonio. La vista de los 37. prisioneros que, con cinco muertos, representaban el fruto de tan habil y afortanado asalto, causó un grande enturiasmo en las tropas, las cuales, ante las eneringas que habían salido de Barcelona con la pretensión de un desquite inmediato, prestaron el juramento á la vos de Viva el Rey, Viva la Patrie, repetida por los valientes de Manso desde las alturas de San Pedro Martin.

Yuelta de Las consecuencias de esas acciones hubieran sido de

importancia sin la llegada del duque de Tarento que, Macdonald al desde Cervera y siguiendo ahora el camino trillado de Manresa y desde allí el de Vich y Gerona, se encontraba el 25 de noviembre en disposición de conducir el convoy tan esperado por la guarnición de Barcelona. En su large marcha por la montaña no había encontrado obstáculos que superar, si no es el de la escasez de mantenimientos que le había provocado á consentir los inauditos atropellos que, con la execración de los catalanes y les españoles todos, le valieron el espantable dictado de otro Atila, que no se cansan de aplicarle las relaciones, crónicas y gacetas del Principado. En la conducción del convoy no había tampoco hallado las dificultades de otras veces. Ejército tan numeroso las hubiera vencido con su sola presencia en cualquiera eventualidad seria que se le hubiera ofrecido. Lo mismo sucedería y sucedió en la marcha á las inmediaciones de Tortosa, donde le esperaba Suchet con la impaciencia que es de suponer en quien llevaba ya seis meses de haber emprendido el sitio de aquella plaza sin adelantar un paso en él. El 13 de diciembre, por fin, se pontan en comunicación el 3.º y el 7.º cuerpos de ejército franceses, y con la fuerza, éste, de más de 16.000 hombres, capaz por lo tanto, de inspirar toda la tranquilidad que necesitaría el de Aragón para llevar á remate la importante empresa que le había confiado el Emperador de los franceses.

Así es que Suchet no se detuvo ya un momento para ejecutarla.

Dejando á la derecha del Ebro á los generales Musnier y Abbé, al primero en Ulldecona para observar à Tortosa los valencianos, y al segundo frente á la cabeza del

q 4 5 ндв двг - Р Ту

nuente de Tortosa, cruzó el Ebro en Cherta con 12 hatallones el 15 de aquel mismo mes para, siguiendo el camino de la orilla izquierda, no parar hasta atuaree a tiro de cañón de la plaza. Cerráronse las comunicaciones de ésta con el exterior y cesaron las que alguna vez se mantenian entre los generales de uno y otro campo por causas en que la guerra no empece á las galanterías entre hombres que se respetan por lo mismo de que se combaten caballerosamente (1). En la plaza todo era esperanzas, principalmente en los socorros de Cataluña, cuyoejército se dejeba ver todos los días en las inmediaciones, combatiendo por la parte de Tibisa y Falsat, donde el barón de La Barre no cesaba de combatir á los destacamentos franceses en aquella orilla del Ebro, como el cabecilla Rambla con otro guerrillero, Borras, quienes, vigilando su la derecha el paso de los convoyes y trenes enemigos, caían sobre ellos, ya en Bates ó Gandesa, ya en las asperas faldas de los puertos de Beceite. Sería interminable la tarea de recordar à nuestros lectores las sorpresas, asaltos, choques y escaramuzas con que al genio belicoso peculiar de los españoles se empleaba en estorbar á los franceses en sus preparativos del sitio de Tortosa, y no sun éxito hasta el día en que, si tuado Macdonald en Montblench y con al dominio accisiguiente de toda la zona montuosa hasta el Ebro, que-

<sup>(1)</sup> Suchet había ofrecido su médico á O'Donnell, heride gravemente en La Biabal. No se aceptó la oferta, pero O'Donnell en vió á su adversario un testimonio elocuente de su gratitual por tal atención.

Laval había anunciado la celebración en su campo de la fiesta del 15 de agosto, días del Emperador, y Alacha devolvió la finesa enviándo e la noticia de que el 14 de octubre se celebraria en Tortusa el cumplestice de Fernando VII con salvas y diversiones públicas.

dó Tortosa entregada á sus solas fuerzas, aislada y sin probabilidad, ni siquiera esperanza, de socorro.

Suchet, repetimos, se acercó á Tortosa el 15 de diciembre después de obligar al destacamento español avanzado al Coll de Alba á meterse en la plaza. Inmedistamente procedió al reconocimiento de las obras exteriores y á las más adelantadas del recinto como á establecer los campos de donde, observadas de cerca, se pudieran impedir ó castigar las salidas de los sitiados. De los reconocimientos resultó que, no debiendo intentarse el ataque por la parte alta, punto antiguamente el más débil del recinto, que se hallaba cubierta con el fuerte de Orleáns, y siendo éste de difícil conquista por lo rocoso del suelo en que se levanta, conventa dirigir los trabajos contra e, baluarte de San Pedro, tanto por lo imperfecto de su fortificación (era un medio baluarte), como por su situación en el llano inferior de Ca puchinos, dominado desde la meseta de Orleáns, cuyos fuegos, una vez ocupada, lo barrerían. No pasó tampoco todo aquel día sin haber emprendido la construcción de tres puentes sobre el Ebro que asegurasen la comunicación entre ambas orillas; dos de ellos agua arriba. del de Tortosa, y el tercero en la parte baja. Dirigió también una fuerza considerable al bajo Ebro con el fin de interceptar la subida por él de socorros, y con tal oportunidad lo bizo, que varios barcos enviados por O'Donnell con víveres, tuvieron que volverse á Tarragons sin haberlos podido desembarcar.

Aprobado el proyecto, el 19 ocuparon los franceses Primeros la meseta, en que los situados, que comprendieron toda trabajos del su importancia por los reconocimientos que habían visto á los enemigos hacer, tenían comenzados trabajos

Phar //h

con que cubrir el fuerte, por consejo de Uriarte y orden de O'Donnell en los días que estuvo en la plaza. A la ocupación de la meseta de Orleáns sucedió la apertura de una paralela á la zapa volante, más que con el objeto de atacar el fuerte, con el de engañar al situado sobre el plan que Suchet y sus ingenieros habían adoptado. Como el suelo, según ya hemos dicho, era de roca, fué necesario que los 500 trabajadores y los 400 granaderos que ocuparon la meseta emplearan el pico y la mina para abrir la trinchera y condujeran sacos á tierra con que cubrirse, obra que en gran parte destruyó la artillería del fuerte, del que sólo distaba la paralela unos 160 metros Pero el plan, como se ha visto, no era el de atacar la plaza por aquel punto: así es que el desperfecto de aquella obra importó muy poco á los sitiadores quienes á la noche siguiente, la del 20 al 21, emprendieron la primera paralela frente al baluarte de San Pedro y la medialuna del Temple, aunque prosiguiendo la primera para sostener la idea de aquel ataque y evitar las salidas que se intentaran por alli contra los ocupantes de la meseta.

El general Abbé, con 20 companías de preferencia, bajó desde los campamentos para proteger la apertura de la paralela que, en vex de emprenderse à 240 metros del recinto, hubo de abrirse à la distancia de 170, vista la indiferencia ó el descuido de los sitiados. Es verdad que el temporal que rainaba aquella noche y la profunda obscuridad que la cubría, favorables à los sitiadores para no ser observados, hacían que no se sintiesen sus trabajos comenzados por más de 2 000 trabajadores; pero indiferencia ó abandono, siempre reprobados, se necesitaban para no haber es-

tablecido en todo el recinto ó por lo menos en los puntos de mayor peligro avanzada, escuchas, siguiera, que cuidaran de dar aviso de una operación en que tomaba parte tanta gente. Era la extensión de la paralela muy considerable, como que, part endo del Ebro, llegaba al pie de la meseta de Orleáns, distante sobre 500 metros. Valiéndose, además, los ingenieros franceses del silencio de la plaza, aún pudieron abrir des comunicaciones por donde marchar á cubierto en el llano; una de más de 300 metros que se h.zo partir del barranco de los Capuchinos, y otra, de más de 700, que cruzaba la llanura en la misma dirección que llevan los caminos de Tarragona. La proximidad de la paralela, ofre cía la ventaja de disminuir la esfera de acción de las salidas de la plaza, y la gran distancia á que comenzaban las tricheras de comunicación, la de entrar en ellas por puntos inobservados como el del barranco citado, ó tan lejos que no pudiera impedirse. Y no se contento Suchet con aquellos trabajos la referida noche, sino que los emprendió también en la orilla opuesta del Ebro con el doble objeto de apoyar desde las baterías que allí se construyesen el fuego dirigido contra el baluarte de San Pedro, y el de, rechazando las salidas de la guarnición por la cabeza del puente, evitar el daño que, de otro modo, intentarian los españoles á los sitiadores cogiéndolos de flanco.

¿Qué hicioron los situados entretanto?

Grande fué la preocupación que produjo en todos ellos el aislamiento en que se vieron, y mayor en los que no podían ignorar el estado de abandono en que se hallaba la plaza en cuanto á los medios necesarios para, ya que no acabarla felizmente, prolongarla por La defensa.



tiempo considerable. Les fortificaciones adolecían de no pocos defectos en su fábrica, el parque de artillería. no contaba con reservas para el relevo de las cureñas, ni con la provisión de mixtos y fuegos de artificio y de iluminación indispensables en época de noches las más largas del año, el de ingenieros no tenía los sacos á tierra ni los útiles que exige siempre un sitio, y fa.taban, por fin, el dinero, el elemento más poderoso para la guerra. Para acudir á tal penuria, Alacha y Uriarte, éste en los días on que había spereido el mando, habían hecho recomponer algunas de las obras deterioradas ó cubrirlas con otras nuevas, procurarse viveres, de que también se sentía gran escasez, ordenando una como requisa de los, en su concepto, sobrantes que tuviera el vecindario, otra de lienzoa, velas de barco, cortinas y otros, con los que llegaron á confeccionarse hasta 7.000 sacce á tierra, y uno también como empréstito, mejor dicho, derrama con que la Tescreria sólo pudo obtaner la mezquina cantidad de 50 á 60,000 reales de los pudientes de la ciudad

Tan escasos resultaren eses recursos que á la falta de cureñas se debió luego la de acción de la artillería desmontada en el curso del sitio, á la de fuegos de artificio, quizás, el que no se iluminaran las obras del enemigo la noche del 20; á la de víveres, el que hubiera de limitarse la ración de la tropa á la mitad de la reglamentaria, no habiéndola entera de pan más que para 20 días y de menestra para 40, y, por fin, quedó sin pagar el sueldo de todas las classes

Hacia tiempo que se había dado la orden de desempedrar las calles y preparar las casas contra las bombas con puntales y blindajes, pero nuestra ingéni-

ta falta de disciplina había hecho descuidar tales precauciones hasta el día en que se echaron de menos, y entonces se tomaron atropelladamente y, por tanto, muy mal.

Pero de entre tales contrariedades para la defensa, Alacha y ninguna resulto más funosta que la división que provocaron en el mando de la plaza el mal estado de salud del Gobernador, conde de Alacha, por las heridas recibidas en el attio ó el reuma que frecuentemente le aquejaba, y sus vacilaciones, efecto, acaso, de desconfianza en sus fuerzas.

El Conde había obtenido el gobierno de Tortosa por las cual.dades militares de que se consideraba adornado, resolución firme y no escasa inteligencia, probadas en la famosa retirada de Tudela que á tan alto grado elevó su reputación de general emprendedor y hábil. No habia sido en aquella brillante jornada m el subalterno que no tiene más que cumplir las órdenes de su jefe, ni el guerrillero que, acosado por los enemigos, apela al supremo recurso de la dispersión para librarse de ellos. No; se había reincorporado al ejército del Centro con toda su fuerza reunida, dirigiendola tan acertadamente que no sólo la entregó integra á su general en jefe, sino que además con no pocos prisioneros de guerra que arrancó á las diferentes columnas francesas que sin cesar le acosaron en su expedición.

La elección, pues, apareció sobradamente justificada.

Uriarte no necesitaba ser elegido. Militar antiguo, lleno de servicios y herido recientemente en la batalla. de Vich mandando la cuarta división del ejército de

Cataluña, se hallaba curándose en Tarragona cuando supo que el general Suchet se había puesto sobre Tortosn; y como se hallara su regimiento de Soma de guarnición en esta plaza, se trasladó inmediatamente á ella, recibiendo á los pocos días de O'Donnell el nombramiento de gobernador para el trempo que mediase entre la marcha del brigadier García. Navarro y la llegada de Alacha. El había asistido á varies de las salidas ejecutadas por el puente, y portádose admirablemente en la ya descrita del 4 de agosto, había ordenado varias reformas en las fortificaciones y la ciudad, proyectando y haciendo comenzar un reducto avanzado al fuerte de Orleáns, de que ya hemos hecho mención, sin acabar todavía por desgracia, y era objeto de la mayor confianza entre los defensores y habitantes de Tortosa.

División del mando.

Se hace, de todos modos, incomprensible la determinación tomada por Alacha el día 15, precisamente el en que se presentaba el ejército francés ante los muros de Tortosa en ademán de atacarlos por la parte del recinto no insultado todavía. Aquella mañana se presentó el desde entonces dosventurado General en el alojamiento de Uriarte y le dijo: «Yo me voy al castillo. Usted queda aquí, y aunque no le entregue el mando, haga V. y deshaga mirando por mi honor y por el de las Armas.» (1).

¿Podia, así, esperarse resultado favorable en fun-

En manuscrito y acompanado de la «Vindicación histórica»

<sup>(1)</sup> Así coneta en el «Diario de los acaecimientos del citlo y defensa de la plaza de Tortesa que intentó dirigir desde Zaragosa el 28 de febrero de 1811 á las Cortes e. brigadier Don Isidoro de Uriarte, coronel del regimiento de Soria», pero que no debió llegar à su destino

ción militar que, más que ninguna otra, exige la unidad de mando?

No desmintió Uriarte su fama de celoso y enérgico. porque en aquellos primeros días menudearon las sa-de Uriarte. lidas, ya para reconocer los barrancos y cañadas de las alturas en que asientan los fuertes, ya para rechazar á los franceses que se ocultaban del fuego de la plaza en aquellos accidentes del terreno El 16 se habían verificado con ese objeto dos salidas, la segunda de las cuales, organizada en las Tenazas por Uriarte, halló. con efecto, á un regimiento polaco situado en el barranco inmediato á aquel fuerte, con el que se tirotearon les nuestres aun siende muy despropercionadas las fuerzas y tenerse que retirar á la plaza con alguna pérdida. También salieron las guerrillas en los días siguientes para descubrir la causa del gran ruido que se oía durante las noches, que no era otra que la del transporte de la artillería que los sitiadores llevaban de unos puntos á otros por caminos que necesitaban abrir á fuerza de pico ó de fogatas.

Ya hemos dicho que, al amanecer del 21, quedaron los sitiados sorprendidos con el espectáculo de la paralela abierta en el llano de Capuchinos tan cerca de sus murallas. Indicado así el punto de ataque, dedicáronse á cubrir, ya que no por fuera, por el interior, las obras de. Temple, que supusieron serían las amenazadas, con barricadas y cortaduras, en cuyos tra-

діре пол

dirigida à la Gaceta I'mversal por los nistes de Unarte, lo obtuvo el autor de esta Historia de manos del hijo de squel brigadier, conceptuado de valiente y entendido por Schépeler y otros historiadores extranjeros y que, como tales, deben tener se por imparciales en este punto

bajos se emplearon gentes del vecindario, dándoles ejemplo el mismo Alacha á pesar del tan delicado estado de su salud. Se construyó un gran tinglado en el muro para dar más lugar al retroceso de la artilleria, especialmente á los obuses, y cortáronse las calles que desde el barrio de los pescadores conducian al Temple con fosce y rastrillos, al mismo tiempo que se levantaban espaldones por la parte del río para evitar los efectos de la fueilería francesa desde la orilla opuesta.

Biguen los

Pero los trabajos del sitiador progresaban á ojos trebajos del vistas. Macdonald, falto de provisiones an Montblanch y el Perelló, se había adelantado al Ebro en busca de ellas; y ya que invadía la zona en que operaba Suchet, convino con él en ocupar con una de sus divisiones, la del general Frere, el terreno bajo de aquel río hasta Amposta, combinando su acción con la de Harispe. Libre así Suchet en la suya para emplear todas sus fuerzas en el ataque de Tortosa, pudo adekantar los trabajos de sitto, según acabamos de indicar, sun preocupación de ningún género. Nada tenía que temar por Cataluña ni Valencia, y la guarmición de la plaza no era tan numerosa que le obligara 4 interrumpir de nuevo una empresa que, de ese mode, entraba en el orden común de las operaciones poliorcéticas.

El día 22, la paraleia abierta frente á la forteleza de Orleáns se había extendido hasta cerrar las salidas, con lo que la messta quedaba á disposición de los franceses para, desde e.la, flanquear las obras del llano de Capuchinos. En éste se acabó la paralela, prolongóse la comunicación que se extendía por él hasta alcanzar una longitud de 1 300 metros; y en la margen derecha del Ebro se alargó la paralela allí comenzada lo necesario para abrazar la cabeza del puente. Los sitiados trataron con su fuego de estorbar en lo posible aquellos trabajos, haciéndolo tan nutrido y certero, que los ingenieros franceses tuvieron que dotar el parapeto de la parale a de troneras formadas con sacos á tierra. La cosa era fácil en el llano, lo mismo en una orilla que en otra, por ser el terreno de huertas, blando y laborable; donde el suelo era de roca, en la meseta de Orleáns, había que llevar los sacos, y los trabajos se hacían con mayor peligro.

En la noche del 22 al 23 se abrieron dos ramales á vanguardia de la paralela de Capuchinos, en dirección, el uno, de la capital de la media luna del Temple, y el otro sobre el medio baluarte de San Pedro, pero con tal dificultad desde que, apercibida la plaza, comenzó á iluminar el campo con carcasas, que tuvieron los trabajadores que abandonar su labor hasta cuatro veces, tantas eran las bajas que experimentaban

A pesar de eso, aquella noche conseguía el sitiador comenzar nueve baterias nada menos, de las que dos en la meseta de Orleáns, de morteros, la una, contra el fuerte del mismo nombre y alguno de los baluartes más avanzados del recinto por aquella parte, y de piezas de á 24 y obuses la otra para batir la cara izquierda de la media luna de. Temple y enfilar la derocha. Las otras sieto, de morteros también y cañones de los mayores calibres, estaban destinadas en su mayor número á batir el frente atacado, el cast.llo y los baluartes próximos de donde pudieran rec.bir más daño las obras que se estaban ejecutando en la paralela y sus accesoros. Tres de esas baterías se construían en la orilla derecha del Ebro, y aran las de que recibirían mayor daño los de-

fensores del baluarte de San Pedro y el Temple por cogerlos de revés y fianco é impedir el mantenimiento de las obras que ejecutaban á capaldas de las atacadas.

La plaza voia à cada nueva aurora cómo avanzaba el enemigo sun sin haber disparado todavía un cañonazo, y sua jejes deliberaron largamente sobre la oportunidad mejor de las salidas, conviniendo, á propuesta. de Uriarte, en que se hicisson de noche, repetidamente, y con fuerzas poco numerosas, con lo que se conseguiria tener en constante alarma à los trabatadores enemigos (1). Pronto se vió que, con efecto, ese era el sistema que ofrecia mayores ventajas, pues aquella misms, noche se hicieron tres calidas alternativamente y de nada más que de 300 hombres cada una, salidas que produjeron el asalto y destrucción de algunos puntos de la paralela, bastantes bajas al enemigo y la presa de muchos útiles y armas. Lo mismo ejecutó la plazaen la noche siguiente, pero, a pesar de haber causado bastante efecto las tres salidas que se ejecutaron á distintas horas, pudo ya observares que el ensmigo estaba muy alerta y con fuerzas muy superiores á las de la noche anterior. Esto, sin embargo, fué causa de que resultara mayor su perdida, pues haciéndose dosde los

<sup>(1)</sup> Decia Uriarte en su Jiario «Mi dictamen fué que seme jantes salidas (las diurnas) siezapre son instiles, pues stacur al que está é cubierto y sustenido por mucha parte del Exército que regularmente protego la abertura de la trinchera, es casi cierto el verver derrotado sin coneeguir e, fin, desanimandose la guarnición y llenando los hospitales da heridos. Que en lu gar de salidas de esta clase, se hicissen de noche sobre las en beres de la Zapa, que éstas fuesen continuas, repentinas, y no muy numerosas, consigniéndose de este modo dispersar los trabajadores, detener el progrese del sitio, y economicar la gente que sólo debia sacrificarse en defender y recuperar á toda costa las obras perdidas cuando llegase el caso.»

baluartes amenazados varios disparos de pedreros allí montados, sufrieron mucho los franceses que ocupaban las cabezas de zapa y los ramales que se dirigían al camino cubierto.

Luego se completó la segunda paralela, abierta á 60 metros ya del recinto, sin que lo pudiera estorbar el nutridísimo fuego de fusilería y de canón que estuvieron haciendo los defensores toda la mañana del día 25. También se completó la del puente con un reducto para apoyar la izquierda, por donde los defensores habían hecho una salida poniendo así de manifiesto la debilidad de la trinchera por aquella ala. La noche del Salida del 26 fué, sin embargo, de una importancia excepcional bre. en los comienzos del ataque del frente de San Pedro y el Temple. Los españoles no se la dieron tan grande, sin duda por no haberles sido favorable el éxito del combate refiido en élla; pero los cronistas franceses del sitio, si celebran su triunfo, lo hacen reconociendo lo que les costó. Belmás lo describe así. «Se continuaba, dice, á zapa llena hacia la plaza de armas del medio baluarta de San Pedro, cuando el enemigo, después de haber lanzado granadas desde el saliente de aquella plaza de armas, salvó de repente las empalizadas del camino cubierto, cayendo sobre la cabeza de la zapa y dispersando á nuestros trabajadores; pero los zapadores, manteniéndose imperturbables, combaten á la bayoneta hasta caer muertos ó heridos y dan así tiempo a que el capitán de ingenieros Foucauld acuda con una reserva. A su vez los asaltantes se ponen en huida; se les persigue hasta la plaza de armas, de que se les arroja, y nuestros zapadores, aprovechando aquel momento de éxito se apresuran á coronar la cresta del camino cu-

bierto. El capitán Foucauld recibe un balazo en la cabeza, el toniento de ingenieros Lemercier tiene atravesado el brazo de otro, dos oficiales y 25 soldados de infantería son muertos y muchos otros heridos. Sin embargo, el coronamiento se realiza y el sitiado es schado de la plaza de armas para siempre (1).

Atómitos, duce el mismo Belmás, estaban los espanoles de la rapidez con que ejecutaron los franceses sus trabajos. Y no era para menos viendo los progresos que hacían en los siete días que llevaban de trinchera abierta y sin haber disparado aún ni una sola pieza de su numerosa y potente artillería. La pérdida de la noche del 20 para la defensa, en que los ingenieros franceses comenzaron la primera paralela á una distancia tan corta del recinto que la daba el carácter y la fuerza de segunda, fué causa, hay que proclamarlo, de tan rápidos progresosen los trabajos de ataque. Sea por efecto del temporal, sea por falta de las precauciones impuestas por el arte polémica, lo cierto, lo indiscutible es que se ahorraron los franceses el tiempo y las bajas que siempre cuestan las obras y el paso necesarios de una paralela á otra. Hay, pues, que no sorprenderse de las ventajas conseguidas por los sitiadores en espacio tan corto de tiempo que hacen á sus cronistas recordar aquel ejemplo como rarísimo en la historia de los sitios.

La del 28. Pero esa misma admiración, en vez de producir

<sup>(1)</sup> Lo de las granadas que dice Belmás lansaban los defensores desde la plaza de armas, es cierto porque precisamente se establecleron allí 25 nombres bien ejercitados en arrojar las de mano y lo estuvieron haciendo toda la noche, al mismo tiempo que los pedreros del recinto, sobre los trabajadores franceses.

desaliento en los defensores, les infundió coraje y ánimo para desquitarse de la pérdida de la plaza de armas con inundarla de sus proyectiles Y de tal modo atormentaron aquella obra y las cabezas de las zapas con que iba el enemigo á asegurar su ocupación, que tuvo que retirar sus trabajadores durante el día, substituyéndolos con los mejores tiradores, que llevé allí, de su ejército. No fué, sin embargo, aquella la muestra más elocuente de brayura que dió la guarnición de Tortosa. El 28 tuvo lugar un combate que honra á los defensores tanto más, cuanto que los franceses tuvieron que exagerar el número de sus adversarios para empequeñecer el mérito que contrajeron en tan enérgica. salida. Debían salir por la puerta del Rastro 600 hombres con el objeto de asaltar las trincheras abiertas por los franceses contra el fuerte de Orleáns, el ala derecha principalmente, y con el de contener à las fuerzas que enviarían desde sus campamentos para rechazar á aquellos de los nuestros que salieran por el frente atacado En éste, otros 600, divid.dos en tres secciones, desembocarían del camino cubierto por distintos puntos para caer sobre las nuevas obras de los sitiadores, soguidos de 300 zapadores que las destruyesen. Y, con efecto, á una señal, la del disparo de todos los morteros de aquella parte del recinto, dada á les cuatro de la tarde, se precipitaron al campo los del Rastro llevando á vanguardia sus guerrillas que, regidas por Miláns del Bosch y con el ayuda de los de Orleáns, penetraron en la trinchera sin más resultado, empero, que el de ostentar el valor de los que las componían, temerano á todas luces. Porque apareciendo o general Habert à la cabeza de fuerzas muy supe-



riores en número, el cuerpo de los 600 españoles se limitó á entretener un fuego esteril con ellas, y las guerrillas, no apoyadas en su avance, tuvieron que abandonar la paralela, tan valientemente asaltada, para retirarse con sus demás camaradas á la plaza (1).

Otra cosa fué la salida por el frente atacado en el llano de Capuchinos.

Las tres divisiones que la verificaron, salieron por rampas portátiles echadas sobre el glacis desde la cresta del camino cubierto; y á la primera embestida arrojaron á los franceses de la tercera paralela y les hicieron abandonar la recién conquistada plaza de armas. Fué inútil que el temente de ingenieros que dirigia los trabajos en ella se sacrificase para mantener el puesto con algunos de sus zapadores. Muerto á bayonetazos y puestos en fuga sus soldados, los nuestros, invadiendo los ramales de comunicación, avanzaron hasta la segunda paralela, mientras los zapadores que iban en pos destruían las obras más próximas á la plaza. Pero el campo francés se había puesto en alarma todo él; y, como Habert en la meseta da Orleána, se presentaba en la segunda paralela el general Abbé, que estaba de trinchera, al frente de fuertes reservas, cuatro batallones, dice Vacani, que rechazaron á los españoles hasta el camino cubierto, annque sin lograr

<sup>(1)</sup> Suchet y, con él, Belmáu, dicen que salieron por la puerta del Rastro 3.000 españoles. No es fácil, porque no los había ya en la plaza disponibles para una salida. Fueron 600 y ni uno más

También dicen, y eso será verdad, que allí se hiso notar por su intropides el entonces capitán de granaderos Bugeaud, el Mariscal Jespués de Francia, Duque de Isli

Angle of Angles

arrojarlos de la tan disputada plaza de armas de San Pedro.

Los del Rastro, así, habían logrado penetrar en las truncheras de Orleáns y hacer en ellas considerables destrozos; los del frente de Capuchinos habían quemado cestones, destruído las obras del coronamiento del camino cubierto y mantenían su conquista de la plaza de armas. Con alguna mayor fuerza y más habilidad en el jefe de las tropas que salieron por el Rastro, las cuales no supo hacer que desplegasen en regla, la jornada hubiera resultado un éxito. De todos modos la guarnición de Tortosa reveló que los progresos extraordinarios del situador no la habían impresionado al punto de perder ánimo ni mucho menos la esperanza de alargar la defensa el tiempo suficiente para que la llegasen los socorros que merecía.

¿Podría mantenerse mucho tiempo ese espíritu en las tropas?

Los progresos que hacían los sitiadores eran tan rápidos é importantes que, por fuerza, habrían de debilitarlo; y esto sin contar con el cansancio de los sitiados, producido por su continuo trabajo en las obras, al que les ayudaba muy poco el vecindario hacía días, y por su servicio casi nunca interrumpido en la defensa y las salidas.

Aquella noche, la del 28 al 29, los franceses recuperaron la plaza de armas que tanta sangre había costado; revelando, al asegurar su establecimiento en ella y no proseguir sus trabajos sobre la media luna del Temple, al extender, en su lugar, la paralela por su izquierda para proteger la reciente reconquista de cualquiera salida por aquel lado, y al no adelantar más las obras contra el fuerte de Orleáns, ravelando, volvemos decir, que el verdadero y único objetivo del sitiador eran el baluarte de San Pedro y la cortina inmediata 🛦 su flanco izquierdo. Todos los trabajos ejecutados por los defensores en la media luna y á sus espaldas para impedir, después de ocupada, la invasión de la ciudad, resultaron, así, inútilos.

Les bate ries france al fuego.

Las baterias que dijimos estaban levantando los ses rompen franceses, más otra de morteros construida en un pliegue del terreno 4 retaguardia de la paralela de Orleáns, estaban el 29 concluidas y artilladas. Así es que al amanecer de aquel día rompían todas ellas el fuego con estrago horrible en las obras de la plaza. «El efecto de ece fuego, dice el Sr. Uriarte en su diario, fué tal que antes del medio día ya se conocía su superioridad en cuanto al número de piezas, pues los partes no cesaban pidrendo reemplazo de cureñas, de prezas inutilizadas, composturas de merlones, de esplanadas, rastrillos, estacas, etc. etc.»

> Así fué, con efecto. Dos de las baterías establecidas en la meseta de Orleáns dirigieron sus fuegos al inmediato fuerte, en el que llegaron á iniciar una brecha, mientras otra scalló los que aún podía desplegar la media luna del Temple. La primera levantada en el liano de Capuchinos al pie de aquella altura, á la que los franceses impusieron el número IV, destrozó el baluarte de San Juan, en el que no quedo más que una pieza útil. Las dos siguientes en dirección al Ebro se dedicaron, la segunda, núm. VI de los sitiadores, á abrir brecha en la anteriormente mancionada cortina inmediata al fianco de San Pedro, y la núm. V, con dos de les de la orilla derecha del río, á inutilizar la

artillería de aquel baluarte. Las más próximas, por fin, al Ebro por una y otra orilla, tomaron por blanco la cabeza del puente, en el que rompieron cinco barcas dejándolo casi intransitable hasta para los peones. Lo que no había conseguido un brulote que Suchet hizo descender por el río y que dos soldados y un marinero españoles lograron desviar, lo obtuvieron aquellas baterías, obligando á nuestros artilleros de la cabeza del puente á arrojar algunas de sus piezas al Ebro para que el enemigo no las aprovechara después contra la plaza.

El estrago, repetimos, fué tal que el gobernador Primer concreyó deber reunir en su alojamiento á su segundo, sejo de guerra Uriarte, y al teniente Rey de la plaza, á su jefe de Estado Mayor, á los comandantes de artillería é ingenieros y al ministro de la Real Hacienda, á fin de oir sus opiniones sobre el sistema que debería adoptarse para continuar con fruto la defensa.

Dividiéronse las opiniones. Las había de que abiertas las brechas y declaradas practicables, se tratara de conciliar la duración de la defensa con la de los víveres que quedaran, en el concepto de que, según expuso el ministro de la Hacienda, habría pan para 16 días siguiendo á media ración, que era la que se daba desde el principio del sitio, y menestra para unos 20. Llegado ese caso, se podría proponer una suspensión de hostilidades por 20 días y se trataría de capitulación si en ese tiempo no llegaban socorros á la plaza. Las hubo también, y esa era la de Uriarte, que una vez que las brechas abiertas en el cuerpo de la plaza se considerasen como practicables, sin estar concluidos los retrincheramientos, quedando muy pocos víveres

cuando llegara ese caso y no habiendo otro arbitrio, se capitulase sólo por la cuidad y de ningún modo por el castillo y fuerte Tenas, donde con menos guarnición y víveres podría alargares la defensa. (1).

Nada basta entonces había pasado en Tortosa que no debiera estar previsto desde que empezaron los franceses sus obras en la margen izquierda del Ebro. Si las habían adelantado tanto, fué por la fortuna para ellos de pasar inobservada su construcción la noche del 20. En los demás días, el sitio llevaba la marcha ordinaria de los de su clase en aquellos tiempoe; y ni el sitiador había hecho más que mostrar la característica diligencia francesa en cualquier género de ataque, ni los sitiados habían dejado de usar los medios más eficaces para la defensa, las salidas particularmente en que demostraron el valor, la pertinacia y agilidad propias del soldado español. Los sitros, y más los de aquella época, seguían una marcha incontrarrectable en sus procedimientos, y al tiempo de su duración sólo podian variarlo recursos extraordinarios en uno de los contendientes ó el carácter de la población sitiada, el entusiasmo y el patriotismo de los habitantes. Esta última circunstancia había producido las descomunales defensas de Zaragoza y Gerona, de que sólo España diera el ejemplo en los tiempos modernos, ejemplo que, bajo el punto de vista del honor militar, echó por tierra los principios todos del arte polémica, inspirando ideas de algo más extraor-



<sup>(1)</sup> Esse, con brevisimas variaciones en el cetile, con les fracce que usa Uriarte en su diario al recordar aquel especie de Consejo de guerra.

dinario que habría de exigirse á las tropas, á los pueblos y á sus gobernadores para merecer el aplauso y la gratitud de la patria.

de la comparación del comparación de la comparación de la comparación de la comparac

Ha habido quien dijera que si en Tortosa no se hizo lo que en otras partes, fué por cu.pa del que encargó á Alacha del gobierno de aquella plaza. ¿Es que aquel general no tenía títulos para que se le con fiase misión tan honrosa?

Alacha los tenía, ya los hemos recordado, y hasta los momentos á que nos vamos refiriendo, no los había desmentido á punto de que pudieran negársele Porque en las salidas de la cabeza del puente á que había asistido, se distinguió por su serenidad y denuedo, dirigiendolas acertadamente y saliendo herido en una de ellas Porque no hubo función de lucha después en la plaza á que no asistiera también, aun desde que se alojara, por razones difíciles de explicar, en el castillo, primer error que cometiera, seguido del mayor todavía de dividir su mando con el brigadier Uriarte

Desde entonces, la verdad exige se diga que, temblando acaso por la inmensa responsabilidad que sobre él echaba el aislamiento á que se veía reducido, quiso compartirla con otro, como si eso fuera posible, como si eso fuera conveniente ni para el servicio ni para él. A eso también debe atribuirse la reunión de los jefes de la guarnición, otro error de, que hicimos juicio al tratar de la celebrada en Lérida por el general García Conde.

Luego veremos cómo de error en error fué á caer en el inexcusable de una debilidad quizás extraña al temple de su alma, pero debilidad al fin, que le llevó A la deshours.

No se había apenas acabado de consignar esa conferencia en el hbro de las providencias de la plaza. cuando llegó el aviso de que en la cabeza del puente se había producido una gran alarma por la retirada de las escuchas, perseguidas de cerca por los enemigos. Con eso, los que guarnecían el camino cubierto, lo habian abandonado y remaba gran desorden en el fuerte. Fué, por consiguiente, preciso acudir en su auxilio; y el mismo Alacha lo llevó por el puente. hundido en parte, según ya hemos indicado, desde la rotura de cinco barcas, necesitando pasarlo con el aguaa media pierna. Ni las heridas ni el reuma habían gido obstáculo que le contuviera en tan generosa resolución,

Ataque del Pedro

Donde no descansaban los franceses un momento frente de San á fin de arrimarse á los muros del recinto, era en el frente atacado. Durante la noche aseguraron su establecimiento de la plaza de armas con una obra de 40 metros y dos bajadas de comunicación, y terminaron la tercera paralela extendiéndola lo suficiente para sbrazar el ataque, sólo proyectado, de la media luna y al efectivo ya del baluarte de Sau Pedro. Este cambio de ataque hacía inútiles, según hemos dicho, cuantos trabajos habían ejecutado los defensores en el Temple, y fué preciso emprender otros nuevos para cerrar las avenidas de San Pedro, además de una caponera que asegurase la comunicación de la media luna con la plaza. Para tantas y tan urgentes obras no bastaban las fuerzas de una guarnición fatigadísima, considerablemente mermada y constreñida á permanecer día y noche en la muralla; y se intento que los paisanos

útiles acudiesen á aquellos trabajos y á las maestranzas ó parques de artillería é ingenieros. Pero no bastaron para consegurlo los estímulos del patriotismo que les dirigió el gobernador, ni los castigos con cuya imposición les amenazó. «Nadie, decía Uriarte, obedeció, siendo casi imposible el hacer obedecer con cast.gos á un pueblo consternado, y que por todas partes veía mayores peligros si salía de sus guaridas (1).

La situación se iba haciendo sumamente grave. En todo el frente atacado no quedaban más piezas en es-tuación de la tado de servicio que dos del flanco derecho del baluarte de San Juan, únicas que pudieran poner algún estorbo al paso de, foso, que por otra parte se hacía fácil por las bajadas que practicaron los sitiadores á favor de los materiales imprudentemente acumulados en él. Se había evacuado la cabeza del puente, completamente destruído éste y teniendo que retirar la guarnición en las barcas que pudieron aprovecharse y arrojar al río las piezas que aún quedaban en el fuerte. Es verdad que el comandante de artillería del frente de atoque logró incendiar con camisas embreadas, que hizo tirar desde el muro, parte de un espaldón evantado por el enemigo con cestones y faginas; pero aquello era como quitar una gota de agua á la gigantesca ola que amenazaba sumergir a la infeliz ciudad. Completaba tan triste situación el bombardo odos días antes comenza-

<sup>(1)</sup> No es sólo Uriarte quien sei se explica. Schépeler, siempre tan bien informado, dice: «Habiendo los ingenieros equivocado el ataque (no consistió en ellos pues lo cambiaron los franceses) hicteron detrás del Temple las cortaduras que resultaron inothes. Urgis abrir lo antes posible una comunicación cubierta á la media luna, y tenía que hacerio todo el soldado porque nadio se presentaba á syndario »

do y que iba á aumentarse en el siguiente con la construcción de otra bateria de morteros en la crilla derecha del Ehro, la cual, efectivamente, unió luego su fuego destructor al de las demás.

Segundo consejo.

Y vuelta á reunires los jefes de la plaza y de los cuerpos, á quienes se agregaron los de los puestos principales del recinto y sus fuertes destacados, dos vocales de la Junta corregimental y ptros dos del Ayuntamiento. Pero no asistió 4 aquel que ya podemos llamar Consejo de guerra, tan defectuoso como improcedente, quien debía precidirlo, el general gobernador de la plaza. El conde do Alacha, que lo había impuesto y mandado se reuniese en casa de Uriarte, se retiró al castillo, repitiendo & su segundo, que, aunque no dejaba el mando, quadaban á su disposición la ciudad y en defensa. El honor de quien en tantas y tan diffciles circunstancias habla demostrado tenerio, del soldado valiente en los combates, rigurosamente exacto en el servicio y conocedor de los sagrados deberes que impone una profesión, como la militar, de la más heróica y escrupulosa abnegación, quedaba con ese solo acto comprometido, a merced de las siempre temibles distrivas de sus subordinados, de las crue.es, en tal caso, de todos sus compatriotas. Ya el error se traduce por debilidad que Alacha no logrará disculpar con las consideraciones que pudiera inspirarle la suerte del vecindario de Tortosa

Y vuelta, repetimos, à la exhibición de las mismas opiniones que en el primer consejo, à iguales argumentos é idénticos proyectos para salir con honra de situación ya tan angusticsa.

Uriarte había dispuesto un escrupuloso reconoci-

miento del estado de la plaza para que los comandantes de artillería é ingenieros lo expusiesen en el Consejo con la exactitud y detalles que exigía la extrema resolución á que pudiera dar lugar aquél.

Con efecto, comenzó la sesión con los discursos de aquellos jefes, tan tristes como eran de esperar. El de artillería expuso que era ya irremediable la destrucción de las piezas montadas antes en el frente atacado. é imposible el relevo de los artilleros muertos o inut.lizados, pues los pocos que aún quedaban estarian rendidos de fatiga. El de ingonieros se hallaba sin sacos á tierra con que remediar la rujua de los merlones; por lo que los trabajadores nada adelantarían, desfallecidos, como estaban, de cansancio y faltos de ayuda, pues ni un paisano parecía por los trabajos y hasta se habían escondido los carpinteros y albañiles. Los dos convenían en que la brecha de San Pedro estaba practicable y que por la parte interior sólo faltaban unos cuatro metros para enrasar con el suelo. No fué menos sombrio el cuadro que presentó el comandante del Temple del estado de la brecha de la cortina, la ruina de toda la artillería y de los merlones de las murallas, la destrucción también de los rastrillos y obstáculos levantados para la defensa interior, y el peligro, por último, á que exponía la extraordinaria bajada de las aguas del río dejando en seco el pie de las obras construidas alli, las cuales podrian ser, así, envueltas.

Lo más doloroso de esos informes fué, con todo, la noticia de las deserciones que se observaban en la tropa, ocultándose los prófugos en las casas, cuyos duenos se negaban á presentarlos á sus jefos. Triste, muy triste es decirlo; pero era ya tal el cansancio en los sol-

Томо тк

dados y tal la falta de confianza en el émito de sus esfuerzos y la de sus esperanzas de salvación, que rendidos á la fatiga y al disgusto llegaron muchos á esconderse por tandas, llegando algunas de ellas á contar hasta con 400 hombres (1).

Todos los jetes fueron exponiendo el estado de los puestos confiados é su valor, el del espíritu, bueno é malo, de su tropa y las medidas que se haría necesario tomar para ponor remedio é las deficiencias que denunciaban; así como el Ministro de Real Hacienda presentó los correspondientes estados de viveres, los que todo lo más llegarían é la subsistencia de la tropa durante 14 días, en cuanto al pan, y 20 en cuanto á las menestras.

Los vocales de la Junta Corregimental y del Municipio explicaron la conducta de sus administrados respecto á la repugnancia que manifestaban á ayudar á la tropa en sus trabajos, atribuyéndela al terror que les infundía el bombardeo y prometiendo, si este cesaha, que conseguirían proporcionar hasta mil de ellos.

Estos precedentes no daban, ciertamente, lugar á que los señores del Consejo abrigasen esperanzas halagüeñas sobre la suerte de la plaza de Tortosa Entrando, pues, en deliberación del gravísimo cometido para cuyo desempeño habían sido llamados, les pidió su parecer Uriarte después de un corto exordio exponiendo las razones de su llamamiento y reunión Hubo quien propuso la salida de la guarnición para abandonar la plaza abriéndose paso por entre los

<sup>(1)</sup> El comandante del fuerte de Orleáns dijo que le faltaban más de 200 hombres, porque los que iban á conducir haridos no volvían á sus puestos, ocultándose en la ciudad.

enamigos; otro se ofrecia á defender la altura, que llamó de cuarteles por los edificados junto á los baluartes de Santo Cristo, Carmen y Victoria, si se fortificaba convenientemente; y hubo también dos jefes que opinaron por que se defendiesen las brechas, sin hacer caso del vecindario. Como es de suponer, los vocales paisanos clamaron contra tal dictamen; y por fin y tras largo debatir, se quedó en proponer al general Suchet la suspensión de hostilidades duranto 20 días, y capitular si en ese tiempo no llegaban socorros á la plaza (1).

Mientras deliberaban nuestros jefes y toda la noche después, los franceses no cosaron en sus trabajos para 1.º de enero. el paso del foso y su establecimiento al pie de las brechas, contrariado por los defensores con tal tenacidad y acierto que produjeron multitud de bajas en los enemigos, en los minadores, sobre todo que se dedicaban á volar la escarpa del medio baluarte de San Pedro. Era tan dura y consistente su fabrica y tan rápido y feliz el efecto de las dos piezas montadas en el flanco de San Juan, que hubieron los franceses de dirigir sobre ellas el fuego de todas las baterías de la derecha del Ebro. Así extinguieron el de nuestras dos piezas y lograron proseguir, ya sin obstáculo serio, sus trabajos de zapa y mina en las brechas (2).

Succesos del

En el apéndice núm 11 puede verse integra la relación. estampada por Uriarte en su Diario del sitio.

<sup>(2)</sup> Es admirable la conform dad que se observa en las relaciones de Uriarte y de Suchet (por consiguiente de Belmás) sobre la marcha é incidentes de más interés en los trabajos del sitio.

Y aquí sobreviene un període que cortisimo y todo, como que abraza un solo día, está envuelto en misterios que, aun explicados por los actores del gravisimo y transcendental hecho á que se refieren, no han recibido la interpretación clara y terminante que ese hecho exige en la historia de la capitulación de Tortosa.

Nos explicaremos á nuestra vez.

Bateria de brecha.

El día siguiente, 1.º de enero de 1811, permitió distinguir nuevas obras que completarian la magna de ofracer acceso facil al cuerpo de la plaza. Los minadores franceses, á salvo del fuego de los sitiados en un blindaje cubierto de hoja de lata, avanzaban, aunque muy lentamente, en la porforación de la antigua y durísima mampostería que formaba la escarpa y el pie de la muralla. Pero á mayor abundamiento, se había comenzado aquella noche la bateria de brecha que, armada de cuatro piezas de á 24, terminaría en pocas horas la que ya tenían casi practicable las demás anteriormento construídas y empleadas. Apagados los fuegos de aquel frente de la plaza, no era dable abrigar la esperanza de impedir el asalto al allanarse la brecha, y no se veian trabajos ni preparativo alguno para sostener la lucha interior que habia hacho la glona de otras poblaciones en España.

Conatos de

En esa altuación y á las diez de la mañana de aquel espitulación, día, bajó del castillo el coronel D. Luis Veyán y comunicó a Uriarte la orden de que se le facilitara el paso al campo enemigo para presentar a Suchet la proposición de suspender las hostilidades en los términos acordados por la junta de jefes, que el conde de Alacha había aprobado. Al mismo tiempo le anunció que se iba á enarbolar en el castillo la bandera de

parlamento para que los sitiadores cesaran en el fuego de sus baterías. Así lo hicieron, con efecto, al ver
aquel signo de paz en la fortaleza principal de Tortosa, recibiendo luego al parlamentario español con
las mayores muestras de consideración. La respuesta,
sin embargo, no fué satisfactoria. Rechazando Suchet
en absoluto el armisticio solicitado, despidió á Veyán
acompañado de su jefe de Estado Mayor, el coronel
Saint-Cyr Nugues, con un pliego en que ofrecía a Alacha una capitulación, la de que se rindiese inmediatamente la plaza, pasando la guarnición á Francia en
calidad de pristonera de guerra, aunque conservando
los oficiales sus espadas y equipajes

Y dice Suchet en sus Memorias: «Como frecuentemente sucede en los monientos difíciles de la guerra, los miembros del Consejo de defensa discutieron mucho sin acordar nada, y sumieron al gobernador en indecisiones y embarazo tales que le impidieron dar una repuesta definitiva.»

Nada de eso, no se celebró tal junta ni consejo de gaint Cyr defensa. Saint-Cyr fué conducido al alojamiento de la plaza. Uriarte para que no subiese al castillo, donde podría ver el gran número de las gentes que se habían refu giado en él, ni observase las obras en que, en opinión de aquel jefe, deberia continuarse la defensa, caso de no admitir Suchet las proposiciones que se le habían enviado. Interin bajaba Alacha, según ofreció al oficial con quien Uriarte le anunciaba la visita de Saint-Cyr, este mantuvo allí una larga conferencia, en la que, no queriendo entregar á nuestro compatriota el pliego de Suchet que sólo debía poner en manos del Gobernador, discutió, sin embargo, con él largamente sobre

las condiciones en que del ería rendirse Tortosa (1).

Por fin y después de nuevos y apremiantes avisos, l'egó el conde de Alacha, à quien Saint-Cyr entregé el pliego de Suchet, que el general hizo leer & presencia de todos los circunstantes y contenía, la propuesta de una capitulación en las condiciones que ya hemos expuesto. No podían aceptarso, y así lo declaró Alacha al par amentario francés, dicuir dole, además, que aún le quedaban muchos recursos que pedrian resultar funestes al sitiador. Pero, al manufestarse Saint-Cyr enterado del estado de la plaza y de esos recursos, impotentes ante los poderosos del enemigo en su ya tan avanzado ataque, le contesté Alacha con una proposición que dojó estupefactos a Unarte y á los demás oficialos allí presentes «Varios a otra cosa, dejo Alacha interrumpiendo 4 su interlocutor, permitaseme salir libre con la guarme, ón armada y ahora mismo firmo la abecluta entrega de la plaza. »

Saint-Cyr se negó, como era de esperar, á tal propuesta, pero cuando iba á retirarse, apareció un oficial, francés también, que debió comunicarle alguna orden de su general en jefe, pues, al corto rato y al

<sup>(1)</sup> Dice el Diario de Uriarte: Como éste tardaha (Alacha), en una larga pausa de la conversación indiferente que seguiamos, me dijo (Saint-Cyr) repentinamente. Y bien, sobre que bases quiere è md. que iratemos, le respondi sobre las propuestas, que en la mapenamen de armas por ceinte dias y si en ellos no somos socorridos se trotara de capitales. Entonces se levantó con algún disgusto d cióndomo. Las dedenes que traigo son insistadas á admitir una capitalación absoluta, una esa condición, y tendrá que irme em fratar nada. Unad haga le que gusta, la dixo, mas facultades me impiden variar le propueste por el Gobernador, y orea que todasta estamos en disponición de proceder de modo que de su general de Ymd. le pese no haber admitido el partido que se la ha manifestado, por mi, es amento concluido.

ShiAh Pile

El 2 de

despedirso do Alacha, lo dirigió estas palabras: «Me retiro y digo á Vmd de orden de mi general por última vez, que no se admitirá condición alguna sino bajo las bases que le ha propuesto en su papel.»

Y continuaron el bombardeo dirigido á la ciudad y el fuego de la batería de brecha, que aquella noche completó la obra de destrucción que en los días anteriores habían iniciado las demás

Acorcabase el momento en que iba á decidirse la suerte de Tortosa Perfectamente practicables las bre-enero. chas, lo mismo la de Orleans, en cuya apertura nadie más que el gobernador del fuerte había fijado su atención, que las des del frente de ataque, en que todos la tenían puesta; amenazado el paso que el río dejó franco al disminuir el caudal de sus aguas, paso que dirigía al muelle y á la plaza de Armas, amaneció el 3, ofreciendo en las trincheras enemigas el espectáculo de fuerzas numerosas disponiéndose para el asalto. Al observarlo Uriarte, hizo retirar del baluarte y la media iuna amenazados las piezas allí arrimadas poco antes, y clavar las inservibles, reforzó las brechas y la cortadura interior con los mejores tiradores, apoyados por fuertes reservas, y trató de restablecer en las tropas que tenía más á la mano el espíritu que el cansancio, la falta de viveres, el abandono de los habitantes de la ciudad y la desconfianza en sus autoridades habían hecho decaer de un modo lastimoso é imponente en tan críticas circunstancias. Con todo, éso y la pérdida de la más remota esperanza de socorro inspiraron de nuevo á Uriarte el pensamiento, ya antiguo en el, de salvar á la población de los horrores de un asalto, tanto más de temer cuanto que eran bien conocidos los que

ejercian los franceses en cuantas plazas ó ciudades entraban, indefensas ó no (1) Persuadido de que en su anómala situación cumplía con un deber de conciencia al realizar esa idea, quimérica ya según podía observar recordando el resultado de las negociaciones iniciadas el día anterior, remitió á Alacha un proyecto de capitulación, por si, aprobado por él, quería enviarlo al general Suchet. No contaba Uriarte con que, mientras la parte del recinto de cuya defensa se le había encargado, aunque siempre bajo el superior mando del gobernador de la plaza, se hallaba libre de la presencia. del enemigo, detenido aún al pie de las brechas, tenían lugar en las alturas del castillo succesos que no le eradado presumir por lo extraordinarios que parecen y parecerán siempre. Sorprendióle, sí, ver la bandera blanca ondear en aquella fortaleza, pero por más que procuraba darse razón de ello, era imposible que lo comprendiese. Le sacó de sus dudas el capitán de fragata D. Francisco Beranguer manifestándole que se dirigia al campo enemigo con un pliego del general gobernador proponiendo á Suchet la capitulación de la plaza con todos sus fuertes. Cuenta Uriarte que, al oirlo, exclamó «¿De los fuertes también?», contestandole el marino: «De los fuertes también.»

No le quedaba á Uriarte etro recurso que el de protestar de una resolución que, con la responsabilidad de

<sup>(1) ...</sup> sine persuadieron todos estos antecedentes, dice en su diarlo, á dudar de la defensa de las brechas, y siguiendo el nictamen de los maestros de la guerra más acreditados, jutgué que el vecindario de Tortosa no debía abandonarse á sufrir la eruel suerte de un asalto de improbable defensa, y si la guar nición sola en los fuertes en donde el militar aunque peresca cumple así con su deber »

Alacha, llevaba aparejada en parte la suya; y lo hizo ante Beranguer que, sin atenderle, partió inmediatamente al campamento francés. El fuego continuaba; no haciendo los sitiadores caso de la bandera ni del parlamento, por más que ambos eran signos de que se solicitaba la suspensión de hostilidades (1). Por el contrario éstas se hacían por monientos más y más eficaces y terrorificus, puesto que, sin cesar la artillería en sus fuegos sobre la plaza, las columnas destinadas al asalto iban, aunque lenta y pudiéramos decir disimuladamente, escalando la brecha del Temple.

No acabaríamos nunca de ir relatando las peripecias todas de aquel día en Tortosa, cuyos habitantes, vagando despavoridos por las callos en busca de refugio contra las bombas y sin resolución para tomar las armas y ayudar en la defensa á las tropas que, si desanimadas también al ver las vacilaciones de su jefe. no se resistirían, sin embargo, al cumplimiento de su deber, mostrabanse inclinados á obtener por el camino de la sumisión la clemencia del vencedor. Mientras Unarte, en sus optimismos, tomaba todo genero de la plaza precauciones para impedir la entrada en la plaza á los franceses que, hecho cesar el fuego á la sazón, andaban medio revueltos va con nuestros soldados, desmintian-

Entrega de

e pre c ZENAH a FROT

<sup>(1)</sup> Eso dice Suchet, pero a rengión seguido se contradice He squi el párrafo: «De pronto aparecen tres banderas blancas en la ciudad y los fuertes. Pero como el Gobernador había el día anterior abusado de ese medio para ofrecer proposicio-nes inadmisibles, no se suspendió el fuego: los parlamentarios son despedidos (rencoyés) á la plata; y el general en jefe exige, como condición preliminar de todo arrego, que uno de los fnertes reciba inmediatamente guarnición francesa, queriendo así evitar una corpresa, asegurar su victoria y salvar á la ciudad de las desgracias inseparables de un asalto.

do las noticias que de todas partes le llegaban de presentarse aquellos en las puertas y rastrillos del recinto para que se les abriesen, y conferenciando con los oficiales enemigos, haciéndoles ver con la mayor candidez lo irregular de su conducta, al pedir, sobre todo, la entrega del fuerte del Boneto, tenta lugar en el castillo un suceso, para cuya explicación, tan extraordinario, repetimos, y hasta inverce/mil parece, hay que apelar á las Memorias del que lo provocó y aprovechó sua resultados.

«Se hacía necesaria, dice Suchet, una de esas resoluciones atrevidas que inspira el momento y justifica el éxito. El ejército frances se hallaba sobre las armas, el general en jefe, acompañado de los generales y oficiales de su estado mayor y seguido de una sola companía de granaderos del 116°, se acerca á la avanzada del castillo, se dirige á los centinelas y les anuncia el fin de las hostilidades. Deja algunos granaderos con el primer puesto español; se adeianta y pide al oficial del puesto que le conduzca adonde esta el gobernador. Este anciano necesitaba que se le diesen seguridades contra las intenciones de su tropa y contra sus propies incertidumbres. Ve entrar en el castillo al general en jefe enemigo y acudo á él todo sorprendido. La guarnición del castillo está sobre las armas, los artilleros junto 🛦 sus piezas esperando la orden de hacer fuego, y su actitud anuncia que no hay momento que perder. El general en jefe se queja en tono alto de lo que se tards en entregarle uno de los fuertes; anuncia que apenas si puode contener la impaciencia de sus fogosos soldados por entrar las brechas; amenaza con degollar é una guarnición que, después de baber pedido ca-

7- 3 A

pitular, vacila en hacerlo cuando las leyes de la guerra se lo imponen como un dober estando abiertas y anchas las brechas y los muros a punto de volar si él da la señal. Al tiempo de este discurso, el general Habert hace a los granaderos avanzar. Intimidado el gobernador, indeciso, toma el partido de deponer las armas. Manda á sus soldados que no obedezcan más órdenes que las suyas, y promete que se ejecutará inmediatamente la lacónica capitulación que se escribe y firma sobre la cureña de un cañón. Al momento se entrega á nuestros granaderos la guarda del fuerte. La noticia de este suceso se extiendo por todos los ámbitos de la ciudad con las órdenes del gobernador. Todas las tropas obedecen, se reunen y toman las armas para desfilar.

A qué seguir la triste narración del general Suchet? En su conjunto es verídica, y aparte del tono victorioso que toda ella informa, abrumador para quien más inmediatamente debió sufrirlo, mado y resignado á lo visto, hay que reconocer el valor y la habilidad que aquel general desplegó en tan extraordinario trance.

¿Cómo las avanzadas consintieron la aproximación de los franceses sin disparar un tiro ni dar avise alguno? ¿Quién franqueó la entrada del fuerte avanzado y quién la del castillo al general enemigo, redeado de sequito tan numeroso y brillante? Porque orden anterior para debilidad tan vergonzosa y acto tan punible, no debía haber¹a, puesto que Suchet pinta al Conde de Alacha sorprendido y atemorizado en su presencia. La traición, pues, ó la cobardía debieron inspirar entrega tan bochornosa de una fortaleza que se conside-



raba la menos amenazada y de cuyo mantenimiento dependia principalmente la segundad de la guarnición, va que no la de la ciudad. Feta se daba ya por pordida cuando so resistia á defenderse, repugnando tomaz las armas y cubrir sus calles de barricadas y de todo gánero de obstáculos, puestos en acción por el patriotemo de los pueblos en otras partes. Por tan perdida se tenía, que sólo preocupaba á sua habitantes la idea de conquistanse la elemencia de sus enemigos, humillándose hasta a aplaudirlos y victorearlos al presentarse éstes en la plaza dende se juntaba la guarnición para entregar les armas (1). No se libraron, por eso, de la rapacidad de los myasores, de los que muchos se introdujeron después en las casas no ocupadas por sus oficiales, ejerciondo en ellas sus desmanes de costumbre (2).

El laconismo de la capitulación dió lugar à toda



<sup>(1)</sup> Dice Uriarie «Cuando me dirigia hacia el castillo para dar parte al Gobernador del estado en que nos ballábamos, of tocar marcha francesa bacia la plaza de la Caledral y que alguace passanos gritabas (Vival).

Blanch recurrds inteligencias que Suchei tuviera en Tortoes, manejos ocultos de pantaguados suyos y de consejeros de Alacha vendidos al oro francês.

Los que al principio del sirio se contaban por miles y partian al combate acompañados de mujeres que los animaban à la peles y, confortándoles con viveres y bebidas, ofrecian à sus maridos y hermanos el ejemplo mismo de sus antepasados y el reciente de las saragousnas y gerundeners, as negaban à lo sitimo basia à los trabajos menos expussios en los parques y depósitos del materia, de guerra necesario para la defensa.

Vacani, que tanto elegia mempre la energia de los catalanes, dice: «La población ascendia al numero de 10.000 habitantes, poece, sin embargo, contribuyeron à la defensa y, por fin, la energia de todos enmudeció al verse acometidos por 20 000 hombres y privados de la esperanza de sucorro y de poderes evador de su ciudad.»

<sup>(2)</sup> Act lo dicen los franceses; pure Vacani expone que, meschadas las tropas de los dos cuerpos de spército impuriales.

clase de interpretaciones, á cual más injusta y arbitraria. Uno de sus artículos prescribía la salida de las tropas de la guarnición por las brechas, todas, ya lo hemos dicho, anchurosas y practicables, pero lo avanzado de la tarde y más aún el hallarse aquéllas abiertas en el frente opuesto á los caminos do Cherta y en dirección á Francia, arrebató á nuestros soldados un honor que es considerado como el mayor para los rendidos.

Pero ¿merecían ese honor los defensores de Torto-Conducta sa ó, por el contrario, se habían hecho acreedores á la muestra de desprecio y arbitrariedad que les dió Suchet?

Los principios del sitio no pudieron ser más honrosos para las tropas destinadas á resistirlo. No se hable del largo período en que los franceses hubieron de satisfacerse con bloquear, mejor que la plaza, la cabeza del puente; porque libre aquélla en toda la margen izquierda del Ebro, recibía su guarnición toda clase de recursos para, apoyada en la acción del ejército de Cataluña, hacer todas las salidas que Navarro, Alacha y O'Donnell creyeron convenientes para evitar que el enemigo estrechara más el bloqueo y, mejor aún, que distrajera de el fuerzas con que acudir á rechazar las agresiones de las tropas de Valencia y Aragón. Hablamos del corto período en que el alejamiento de esas tropas y la asistencia de Macdonald en la zona dominante de la izquierda de aquel río dejaron incomunicada Tortosa y sin esperanzas de auxilio alguno, en largo tiempo por lo menos.

Google

cometieron les mayores desórdenes durante tres diss disputándose ambos el botin y achacándose después uno á otre el pillaje en la desgraciada Tortosa.

El establecimiento de los campamentos en derredor de la plaza con ese objeto y la elección del frente de ataque, fueron habilísimos en nuestro concepto, mucho más si se observa la forma y los procedimientos que se usaron para inutilizar la acción de los sitiados desde el fuerte de Orleáns que domina el campo todo en que iba á decarrollarse la principal de los situadores, la decisiva para la suerte de la plaza. Pero la defensa no desmereció en poco ni en mucho de la que debía esperarse, si se exceptúa el transcendental descuido que se cometió la noche del 20 de diciembre no vigilando ni alumbrando el llano de Capuchinos, campo que la ciencia y, sobre todo, la perspicacia necesaria para tales casos en el sitiado debieron poner de manifiesto como el más expuesto del recinto á la ocupación del enemigo. Las tropas de la guarnición revelaron entonces grande entusiasmo, perfecto espíritu militar y una energia laudable. Hiciérense en los 12 días primeros de trinchera abierta salidas tan briosas como oportunas, y Uriarte no halló resistencia ninguna para que se ejecutasen las órdenes que dictó en todo el transcurso del sitio

El ánimo decayó en los últimos días al observar el desconcierto que causaba en las operaciones de la defensa la división del mando que, no siendo único, mal podía infundir el espíritu que lleva á la obseixencia ciega, tan necesaria en tales casos, y á los heroismos que cubren de gloria los sacrificios hechos en aras de la patria. Se inició el desánimo también con la susencia on los combates de los habitantes de la ciudad que, de los alardes de valor hechos en las salidas del puenta y lejos todavía de sufrir en sus casas los estragos de

un sitio, habían pasado á, inactivos dentro de los mu ros defendidos por las tropas, presenciar las miserias y horrores de, bombardeo, el aplastamiento de sus viviendas y la muerte de sus allegados más próximos.

Pero en lo que más se cebó, durante el sitio y des-La de Ala-cha y Urlarte pués la ira popular, como siempre sucede en ocasiones iguales ó parecidas, fué en la conducta del Gobernador, general conde de Alacha

Que se mostré inhábil, no hay para qué demostrarlo. Con sólo saber la manera de cómo declinó su autoridad para la defensa del rec.nto de la plaza reti- " rándose al castillo, puede juzgarse esa conducta. ¡Cuánto mejor hubiera sido que, hallándose viejo, enfermo y hendo, dejara el mando dol todo, entregándolo al celoso y valiente brigadier Uriarte! De su valor nadie podía dudar El jefe que contaba con tan largos y beneméritos servicios, que había dir.gido la retirada de Tudela á Guadalajara con aplauso de toda la nación, y recibido heridas tan honrosas á la vista de Tortosa, no podía ser tildado de pusilánime nunca. Por si pudiera dudarse aun, cuido durante el sitio de presentarse en los sitios de peligro s.empre que se le ofreció ocasión oportuna. De modo que el único temor que podía abrigar era el de la responsabilidad inherente á un mando tan comprometido, sin comprender que si no podía esperar éxitos, rodearía, sin embargo, su memoria de los gloriosos timbres con que el mundo y la historia han orlado la de los Palafox, Alvarez y tantos otros ilustres españoles.

La ita popular, según hemos dicho, se cebó en él. Cataluña, que sostenía lucha tan constante y ruda, implacable, con los enemigos de la independencia patria, no podía avenirse con inspeias ni debilidades para su mantenimiento, y escarmentada con la reciente catástrofe de Lérida, se propuso satisfacer sus instintos de venganza en la primera ocasión que se le presentara. Y osa ocasión fué la del vencimiento de Tortosa. condenando, los que militar y políticamente representaban al Principado, à Alacha à muerte, tanto más ignominiosa cuanto que, prisionero el, habría de ser ajacutado en efigie, blanco de las más injuriosas demostraciones de la cólera catalana. El único, puede decirse, que le defendió por entonces fué quien menos parece que debería hacerlo, envuelto, como pudiera considerársele, en las responsabilidades de la caída de Tortosa. El brigadier Uriarie, interesado en eludirlas, ofreció al gobierno y á la opinión pública consideraciones que ponían en lo posible á salvo el honor del conde de Alacha al mismo tiempo que el suyo propio; acción generosa. que le enalteció, asegurando el brillante concepto que ha merecido á la imparcialidad de los más conspicuos historiadores (1).

Bajaa.

¿Qué significan después de éste la enumeración de las bajas sufridas en aquel estio ni la de los recursos

<sup>(1)</sup> Une de las ditimas observaciones estampadas en en diario acaba ari. ... «Estando persuadido al mismo tiempo de que el honor, valor, servicios distinguidos y patriotamo del Gobernador Conde de Alacha, le ponen à cublerto de toda maliciosa sospecha; y creo firmemente que cuando procedió à la entrega absoluta, fué porque no tuvo otro arbitrio, é porque le h cieron creer personas de sa asayor confianza que sua rectas intenciones no podían verificarses.

Poco antes había escrito Uriarte: »¿Por qué al Conde de Alacha se le ha tratado tan injusta y antimilitarmente, y en un persona á todos los que serviamos é sus ordenes?»

Estas frases honran tanto al brigadier Uriarte como los innegables servicios que, como antes en un larga carrera, prestó en Tortosa.

que aun conservaba Tortosa para proseguir la defensa? Ese recuento no serviría sino para, examinándolo concienzudamente y regateándolo, poner de manifiesto inexactitudes publicadas por el vencedor en honor suyo, atribuyéndose méritos que nadie le niega, pero con exageración que nadie, por el contrario, puede en justicia disculparle. Dice Suchet on sus memorias, y procura comprobarlo con cuadros sumamente detallados, que la guarnición de Tortosa constaba el día que se rindió de 9.461 hombres, que, sumados con los que perecieron en el sitio, elevan su número al de 11.000. Los rendidos, llevados, después á Francia, que ya Vacani rebaja á 1.700, no pasaron de 4.000; y Schépeler, cuyas noticias rara vez resultan desmentidas, los fija en 3 974. Las bajas las evalúa Belmás en unas 1.400, reduciéndose las de los franceses á un número insignificante que rechaza la más vulgar inteligencia de esa clase de operaciones militares en que el situador se expone más al peligro que quien regularmente combate tras de robustas y bien entendidas fortificaciones.

La rendición de Tortosa sorprendió á los españoles, Electos qua más que por cuanto pudiera importarles para su suer-produjo la rendición de te en general, por la rapidez con que la habían los Tortosa. franceses obtenido. Tan acostumbrados se ballaban á que nuestras plazas de guerra y hasta las ciudades abiertas detuvieran en sus muros y calles al enemigo un espacio de tiempo que consideraría precioso para la ejecución de sus vastos planes. España toda se estremeció de ira al tener noticia de tamaña pérdida, achacándola, por supuesto, á la traición y cobardía, eterna pesadilla de los pueblos en sus reveses; y el go-

Томо тк

....÷ AE ARC MIVER TY bierno mismo y las Cortes la condenaron dando comienzo con su motivo á las proposiciones que luego discutirían acerca de las responsabilidades que debieran hacerse pesar sobre los caudillos de los ejércitos y los gobernadores de las fortalezas.

En Cataluña, con todo, fué donde se hicieron sentir con mayor violencia la fra popular y la del ejército.

El que podía haberla dirigido con justicia, pero con prudencia también y fruto, el general O'Donnell, se había embarcado el 25 de diciembre para Mallorca, donde esperaba recobrarse de la grave herida de La Bisbal, exacerbada con las continuas ocupaciones y vigilias á que le sometía la retención del mando en circunstancias tan críticos como las por que pasaba el Principado durante el sitio de Tortosa. La autoridad, con eso, confiada al general Iranzo, el más antiguo de los que allí quedaban, no gozaba del prestigio más necesario entonces que nunca por ser tan grando el de O'Donnell, enérgico en al mando, afortunado en sus últimas operaciones, y con la aurecla, además, de gloria que producen la manifestación de un valor heróico y las haridas recibidas en los campos de batalla. Iranzo, a quien nadie negaha habibdad para la guerra, dirigiéndola en las propormones de su mando con tino y hasta fortuna, se vió inmediatamenta hecho blanco de las intrigas y violencias de unos cuantos que, enbriéndose con la máscara de patriotas, buscaban el entronizamiento de Campoverde, de quien esperarian favor y medros, «La expresión dice, además, un historiador catalán (1), de unos cuantos alborota-

D. Adolio Blanch.

the contract of

dores de Reus y sus cercanías, no era la del Principado, ni siquiera la de un corregimiento; pero el país estaba tan consternado con el triunfo del francés, tan críticas eran las circunstancias, que se necesitaba para hacer frente á tantos contratiempos de otra mano más robusta que en la que con aquellos días regía los destinos de Cataluña. Iranzo, hombre delicado y sin ambiciones que no fueran honradas, creyó deber reunir en consejo á los generales existentes en Tarragona y ante ellos declinar el honor de un mando, que sus compañeros renunciaron también para que recayese en la persona aclamada por las turbas y que, al parecer, lo ambicionaba.

Y diremos con el historiador que acabamos de ci tar: «¿Era Campoverde el brazo que había de salvar á Cataluña? ¿Hizo al menos el marqués por justificar en adelante lo acertado de su encumbramiento?»

Por el pronto el alboroto á que lo debió, iba á proporcionar á Suchet una nueva y fácil conquista, y á Macdonald la impunidad de su aproximación á Tarragona en espectativa de la conquista de plaza tan importante, que sus espías y confidentes debieron pintarle como fácil también y sin riesgo

Reparadas las brechas abiertas por la artillería Pérdida del francesa en Tortosa, y puesta la plaza de nuevo en escatillo del Coll de Balatado de defensa bajo el gobierno del general Musnierguer. y con una fuerte guarnicion, Suchet, antes de volver á Zaragoza, donde exigían su presencia atenciones de interés militar y político, concibió la idea de ensayar la sorpresa del castillo de San Felipe en el Coll de Balaguer, cuya expugnación por los procedimientos regulares le habría de costar bastante tiempo y no po-

cos sacrificios. El general Habert fué el encargado de la empresa, y tales fueron su diligencia y habilidad para llevaria á cabo, que la noche del 8 de enero en que la acometía desde el Perelló, donde se hallaba su división, llegó al pre del fuerte con dos regimientos de mianteria y cuatro obuses que inmediatamente puso en batería para atacarlo. Constaba la guarnición de solos 150 hombres, y era su gobernador un capitán Serra que, atemorizado por al violento fuego de la artillería francesa, à la que sin embargo contestó el castillo cauanndo bastantes bajas al enemigo, no supo rechazar la intimación que le dirigía Habort sino pidiendo el plazo de cuatro días para rendirse. No había de concederlo el general su adversario, que volvió à romper el fuego, bajo cuya protección avanzaron los caladores del 5.º ligero hasta ocupar los puestos exteriores del fuerta. Fso y la voladura del almacén de pólyora paralizaron la defensa que terminó al escalar el enemigo los muros, logrando salvarse algunos de los sitiados por el camino de Tarragona y rindiéndose el gobernador. varios oficiales y 90 soldados en un pequeño reducto á que se habían acogido.

Además de la importancia del fuerte por su posición sobre el mar y en el camino real de Valencia y Tortosa a Tarragona, llamaba Suchet a su conquista chacer, dice en sus Memorias, un ensayo sobre la moral de los españoles, pronta a abatirse en el instante de un revés, pronta a levantarse al momento con energía y recobrando toda la tenacidad natural en su carácter» (1).

<sup>(1) ¿</sup>Dônde se le puso de manificato tal abatimiento en los

Cuando llegó un corto destacamento que se enviaba en socorro del fuerte, llevado en unos barquichuelos de la costa próxima, los franceses lo dejaron acercarse, y engañado con ver la bandera española endeando en los muros, hasta penetró en el fuerte, donde hubo de quedar prisionero de éllos que, inmediatamente después, se pusieron á cañonear á los barcos, aunque sin fruto.

Suchet, después, regresó á Zaragoza con la segunda división del cuerpo de ejército de su mando, dejando á Habert al norte de Tortosa, como para guardar las conquistas de su jefe, a Musmer, como ya hemos dicho, en el bajo Ebro, cuyas bocas aseguró con la fortificación de la Rápita, y á la mira también de lo que pudiera ocurrir hacia Morella y Toruel.

Macdonald, por su lado, reunió el 7.º cuerpo, inMacdonald de Corporándosele la división Frere que tan útil había sido Macdonald de Suchet en el sitio de Tortosa, y con las esperanzas que le inspiraban sus confidentes, se dirigió de Tarragona, adelantando desde Reus sobre 6.000 hombres que reconociesen la plaza y tantearan su ataque. La cosa no era tan hacedera como se la habían pintado; y para asegurarla mejor, decidió comenzar los preparativos en Lérida, excelente base de operaciones y donde hallaría los mantenimientos que tanto escaseaban en el campo de Tarragona. Sabía perfectamente el camino y recordaría lo que le costó meses antes su tránsito por él, con lo que no descuidó ninguna precau-

Ya hemos manifestado en otra parte lo que decia de éllos el célebre dictador romano.

- Google

españoles de sus días? ¿Si querría hacer alguna frase como la de César respecto á los galos?

ción para estvarlo de nuevo sin dificultad. Mas por algo había luego de mostrar en sus Recverdos el disgusto que reveló al conmemorar sus campañas de Cataluña, tan desgraciadas todas, pues que su marcha á los mismos lugares que en su primera expedición la produjo iguales, ya que no mayores sacrificios

El dia 15 de enero, esto es, cuatro dias después de su llegada á Reus, tomó el camino de Valls llevando de vanguardia la brigada italiana del general Eugenio que avanzó á Pla resueltamente y en el mejor orden. Hallábase alli apostado Sarsfield con cerca de 5.000 espazioles que situé en des Enesa y sua pocos caballos en reserva Los italianos iniciaron la acción con un ataque sobre la derecha española que comenzó á cejar; pero reforzada por Sarafield con los regunientes de Ultonia y Fernando VII, llevando de recerva al bata-Hon agero de Valencia, no sólo rechazó á los imperiales sino que además los echó de Figuerola 🛦 donde se retiraban. Muy cerca de cllos se encontraba la caballeria francesa que fué también atacada por la repatiola de húsares de Granada y Valencia, y aun cuando la lucha fué ruda y bien sostenida por los imperiales, hubieron, por fin de ceder el campo de batalla con perdides graves, las del general Eugenio y los coroneles Hirschfeld y Delort. Salvaron, sin embargo, 4 los italianos de Eugen.o que, sun reformados por Palombini y Fontane, hubieran sido completamente destruidos

Entretanto, salía de Tarragona Campoverde con cuantas tropas pudo reunir, que no pasaban de 8.000 hombros y 4 piezas de campaña, para atacar á Maedo naid por su espalda, cogiéndole sal entre des fuegos. Creia que sólo tenía que habérselas con los 6.000 fran-

ceses que había visto al frente de Tarragona, y los atacó logrando meter su retaguardia arrebatadamente en Valla. Pero por noticias que recibió allí, supe que era Macdonald con todo su cuerpo de ejército, esto es, con 16 á 17.000 hombres, quien al día siguiente le ofrecía la batalla en línea tan extensa que amenazaba envolverle por sus dos alas. Con eso Campoverde se volvió á Tarragona apresuradamente, dejando á Sarsfield expuesto á recibir el ataque de todos los imperiales de Macdonald que, mientras esperaba á aquel general junto á Valla, había dejado fuerza suficiente para oponerse. rá su segundo al frente de Figuerola y Pla. Y valiéndose de aquel alarde de sus fuerzas y, según se dijo después, de un ardiz de no fácil éxito en aquel país, tal como entonces se hallaba de encendido en ira patriótica y en anhelos de venganza, logró aventar á los de Sarsfield y recorrer sin novedad los ásperos desfiladeros que tanta sangre le habían costado en su expedición anterior de Tarragona á Lérida (1).

Asi acabó aquella campaña de seis meses, tan accidentada y varia, del general Suchet, á quien luego veremos continuar el plan de Napoleón, ya que Macdonald, por sucesos imprevistos en el Ampurdán, su disgusto por guerra para él tan extraña y ajena á sus

La posición de Cambrila bace invercermil la estratagoma y

y más aun la noticia.

Dífose que el ardia consistió en obligar al baile de Cambrils à escribir à Campoverde que por un parte del Comandante del Coll de las Molas sabía que Suchet con 12.000 hombres, procedentes de Tortoea, se encaminaba por el Coll de Alforja a envolver á los españoles que se opusieran al paso de Macdonald Tan por segura daba la not.cia, que en ella afiadía de la llegada á Cambrile de la vanguardia que por más señas haria preparar la cena para Suchet.

aficiones verdaderamente tecnicas, y su separación del mando de Cataluña, no pudo cumplir el mandato del Emperador con la conquista de Tarragona y la sumision del Principado.

En éste no decayó el espíritu público por la perdida de Tortosa, su más preciado antemural por la parte del Ebro, y así como junto á el batallaban los catalanes con su furia acostumbrada y no sin fortuna, como acabamos de ver, más que disminuir, ereció el movimiento insurreccional, estrechando á los franceses en todas sus posiciones y atacándolos en algunas con un éxito que sorprendió á todos y produjo en el Emperador la ira olímpica que le arrastraba á las violencias mayores contra sus tententes de la Península.

Luego también haremos ver y explicaremos todo eso

## CAPÍTULO IV

## TORRES-VEDRAS Y CHICLANA

Massena resuelve retirarse. Pituación de los dos ejércitos.— Comienza la retirada — Action de Pobal. — Combate de Remdinha.-- Montbrun auto Colmbra.-- Cambio en la retirada, Combate de Casal Novo.—E. de Poude Arques. - Consideraciones.—Paso del Alva.—Nuevo proyecto de Massena.--Disentimiento y destitución de Ney.—Ataqua de Guarda.— Massena abandona su auterior proyecto —Combate de Sabugal —Fin de la retirada.—Servicios de los españoles á retaguardie de Mamena -Los de D Julián Bánches - Los de otros guerri leros en el Duero. —Los del Ebro. —El cura Merino. Acción de Almasán. Nueva creación de Distritos militares,--Renovales.--Su expedición 4 Santoña.---Vuelve 4 la Coruña y de ali( 4 Bantander.—Bu exoneración.—El 4 º ejército.—Situación de Cádiz.—Batalla de Chiclana.—Van las tropas de Cádis à Tarifa. -- La marcha. -- Pian nuevo de Labera.-- Fuerza de los franceses.-- Lapera en Cabesa del Puerco.—Triunfo de la Vanguardia.—Combate de .na tropas inglesas,—Su completa v ctoria.—Error de Lapeña.—Conducia de Graham. - El ejército se retira é la luis. La cuestion del mando en las Cortes,—Los Willantroys en Cádis. -Expecteión de Zayas á Huelva. Otra de Blake á Niebla.-Souit pide refuerzos.—La guerra en Ronda — Expedición de Lard Blayney —El Alcaldo de Otivar —Campaña de Basa — El Rey José en Madrid —Resuelve retirares à Francia —Su marcha.—Las guerrillas en derredor de Madrid.

Dejamos al mariscal Massona, después del combate del 19 de enero de 1811, pensando en que sin recursos, resuelva retique Foy le haría ver no eran de esperar del Emperador, y abandonado ó poco manos de Soult, se vería obligado á retirarse de Portugal, por más que repugnara á su orgullo militar y á su fortuna. Las esperanzas de mejorar la artuación del ejército tracladándolo á la margon izquierda del Tajo, se habian, por otra parte, deevanecido; y, al perderlas la tropa, entregada

hacía tiempo á las murmureciones más escandalosas, ya rayansa da la induciplina y, a poco más, al motin, sólo vela cammo de salvación en el de la retirada. No distaba mucho esa idea de la de Massena, que de tiempoatrás discurría también sobre el modo de emprender su specución con las mayores probabilidades de áxito. De no unirse Scult al ejército de Portugal, la dirección del Tajo era, al tomaria, sumamente aventurada, así por desconocer el estado del pata respecto 4 vivares, como por el escarmiento sufrido en 1807 al seguirla en sentido contrario las tropas de Junot. El camino más indicado era el de Leiria y Combra, fuese para mantenerse en Portugal, si así se crefa conveniente, é para continuar la marcha por el Mondego en busca de la frontera y, ya en élla, el apoyo de Almeida y Ciudad Rodrigo. Esta era una idea fija ya en la mente del Principe de Essling desde que se convenció de la imposibilidad de forzar las líneas de Torres-Vedras sino se le acudia con tropas suficientes que habrian de ser muy numerossa. Desde que vió que no le llegarían por el Guadiana y el Tajo, de dondo, á decir verdad, no las esperaba mandándolas Soult, á quien conocía perfectamente para no desconfiar de di, no le quedaba otro recurso que el de sourcarse á Castilla, cuyos gobernadores le habían enviado cuantas tenían disponibles, y por donde podrían llegarie antes las con que al Emperador, viéndole en tal situación, se apresuraria á reforzar el ejército de su mando (1). El pensamiento vonta de bas-



<sup>(1)</sup> Thiere dice: «Massena no había creido nonca en la esistencia de Soult, y lo había dicho así á un oficial de su confiama. Si le había seperado sen pero hacer seidente á todos la necesidad de retirarse y apurar las últimos contingencias de la fortuna.»

tante atras, datando de las conferencias de Gollega en que no le había expuesto para ne mostrarse disintiendo de las instrucciones, harto terminantes, de Napoleón, pero no sin comprender la dificultad de ejecutarlas y la precisión de abandonar empresa tan importante para su soberano y para la satisfacción de su amor propio en los términos de carrera tan gloriosa como la suya.

Una vez resuelta la retirada, había que emprenderla inmediatamente á fin de aprovechar la reserva de galleta para 15 días, reunida en previsión de un tal acontecimiento y expuesta á ser devorada antes de que se verificase, puesto que el país en que se mantenía el ejército y el que debía recorrer se hallaban completamente exaustos Decidióse, pues, el movimiento y se fijó la fecha del 4 al 6 de marzo de 1811 para iniciarlo, tomando cuantas medidas preventivas eran de esperar de un general tan experto y á quien, como dice un gran historiador que acabamos de citar, su mala fortuna de entonces no le había privado de su habitual sangre fría y su inteligencia.

Seguía el ejército francés en las posiciones ya sefialadas y que indicaremos ahora de nuevo para encua- de los dos drar la narración de aquella retirada, obra magistral del talento, la experiencia y el valor de los generales y soldados del primer imperio.

El 2.º euerpo (Reynier) continuaba establecido en Santarem y sus inmediaciones.

El 6.º (Ney), en Thomar, Martinxel, Punhete, Gollegá y Aldea-da-Cruz.

El 8º (Junet), en Pernes, Tremez y Alcanhede.

La reserva de caballería, en Ourem, Gollega, Toría у Роззов, у



La división Conroux, del 9.º, en Leiria y sus inmediaciones

La fuerza de see ejército no excedía de la de 45.000 hombres y, por accidentes que luego recordaremos, no podría oponer al británico mús que de 36 a 38.000. Lord Wellington podía contar con 45.000 ingleses y 25.000 portugueses al comenzar Massona su movimiente retrógrado, y siempre con mas de 45.000 hombres de línea. cuando la división Stewart se separó del ejército para volvor á Abrantes, y la de Cole para unirse á Beresford en su marcha, ya tanlia, a Badajoz. Y como los franceses se hallaban en estado tan lastimoso por el hambre que sufrian y la pérdida, en no pequeña parte, de su moral militar, y los ingleses, descansados, provistos de todo cuanto pudieran apetecer y orgullosos con el fracaso experimentado por el enemigo ante sus inexpugnables líneas, resultaba una desigua dad entre ambas fuerzas que es necesario tomar muy en cuenta para el examen de aquella célebre retirada (1)

Comiensa la retirada.

Massena hizo salir el 4 de marzo de los cantones en que se ballaban todos los enfermos y heridos en estado de montar los mulos y asnos que pudieron requisarse en el país. Seguían los equipajes y el tren de artillería que, por lo grueso del calibre de sus piezas, no se había de utilizar en las operaciones de campaña, destruyendo, además, ó inutilizando cuanto

<sup>(1)</sup> Schépeler decia después 42 Y en qué estado se excontraban aquelles tropas? (las francesse) En andrajos, expuestas á todas les privaciones y no recibiendo otros víveres que los que cada soldado hallaba ó podía llevar en su mochila, legumbres y carne de animales matados é muertos. He ahí su alimento ordinarlo.»

De los aliados decía que sestaban descansados, provistos de todo y animados de un gran valor por el éxito ya obtenido.»

ун т ДР айс гу Р Т

material no pudiera transportarse por falta de ganado. Para desorientar, por fin, à Wellington sobre el objeto de aquellos preparativos, dispuso que Ney con su 6.º euerpo de ejército, la división Conroux y su caballería fingiese un movimiento ofensivo sobre el valle del Liz y Torres-Vedras para después situarse en Leiria y Pombal, cubriendo, así, la marcha de las demás tropas.

Todo se hizo con la mayor precisión, consiguiendo, en efecto, introducir en el ánimo del Lord la duda sobre las intenciones de su adversario, y ganar para la marcha de la *impedimenta* dos días, tiempo precioso en operación tan comprometida como una retirada ante un enemigo vigilante y receloso como el general en lefe inglés

El dia 5, se reumó el 2 ° cuerpo en Gollega después de quemar los puentes de Alviella, y el 8.º lo Lizo en Torres-Novas, una vez inutilizado el de Pernes,
situándose el 7 en Chao de Maças con el cuartel generel. Entretanto los demás cuerpos, cubriendo la marcha de la vanguardia y del bagaje, formaban una extensa línea que se apoyaría en Pomba! para impedir
cualquier movimiento de flanco desde la costa ó las
últimas estribaciones de la Serra de Lousa, línea también á que se incorporaron la división Loison, el batallón de marinos y la artilleria después de haber destruido todo el material de puentes empleado en los dol
Zézere junto á Punhete

Tan descrientado debió, en efecto, quedar Wellington con esos movimientos de los franceses, que todos los primeros suyos adolecen de una gran incoherencia y de vacilaciones, si comprensibles por la habilidad y precisión con que aquellos se verificaron, extraños, á

peers de eso, en hombre tan angaz y previsor. El retardo indurpensable en el incencio de los puentes del Zésere indujo al general Stewart & crusar el Tajo en Abrantes con la mayor parte del cuerpe de Beredord, mtuado, como ya se sabe, en la isquierda del segundo de aquellos ríos. Restablecido el paso, aquellas tropas mguieron & Thomar, donde, al ver el camino que tomaban los franceses, retrocedieron para con Beresford continuar la jornada a Badajos, que Wellington había. conflado 4 aquel general. Pero hasta aquel día no se dió quenta Lord Wellington de la resolución de Mascoma na del carmino que tomaba para llevaria é cabo. La fué necesario tener noticia del incendio de aquallos. puentes para comprender que Castilla, y no Extremadura, era el objetivo de la marcha del ejército francés. Entouesa fué cuando comenzó 4 tomar las disponerones convenientes para aquella tercera y última parte do la célebre campaña, tan mbia, enérgica y cruelmente dirigida por él y terminada con el éxito más complete (1).

 Para calificaria de anévgien y cruel nos suministran Nápler y Fririén un dato tan horripilante como exacto.

Dice el historiador inglés: «Aquella rornada (la del 7 de marso) se señalé por un horrible descubrimiente: halides en un pliegus de muntañas una grau cesa bena de individuos de ambos sexos muertos à untriéndose de bambro. Más do treluta de entre elles habían ya sucumbido y corca de sue cadávures, yacian aun nass qu'uce mujeres y un cole hombre, pero un tal attado de debi.idad que no pudieron tragar el peco niimen. te que nos era dado ofracules. Los más jovenes habian aide les primeres en morir y ne quedaha ni un seconiñe. Sus cuerpos no aparecian caffaquection, los muscalos tan solo de la cars estal an crispados de tal modo que todos los cadáveres parec an soursir, ofreciendo el espectáculo más espantable que se puede imaginar. El hombre demostraba al deses de vivir; las mujeres, parientes y resignadas. A pesar de se cruel ultrac.ón, habian arregiado con esmero y hasta con decencia los vastides de los que ya no vivian, a

Las tropas aliadas de primera línea avanzaron aobre las francesas de retaguardia, según cada división de las primeras se encontraba más adelantada, mientras las 3.º y 5.º divisiones del ejército inglés salían de las fortificaciones que habían continuado guardando y se dirigian à Leiria. Los franceses no creyeron sostenible posición tan avanzada y que podía ser envuelta por los aliados que habían aparecido sobre Thomar, y continuaron la retirada á Pombal, donde la noche del 8 se establecia el cuartel general con el cuerpo de Ney, la división Conroux y la recerva de caballería. El 8.º cuerpo francés siguió el movimiento hasta Obranco, desde cuyas alturas podía sostener,

Y Erizión le contesta así

El comandante portugués, D. Domingo Bernardino Ferreira de Sousa, escritia por aquellos días: «La conducta del enemigo fué extraordinaria, pues no sólo robaron, quemaron y materon gentes en su transito, sino que en Santarem, en donde tenían sus hospitales, quemaron los edificios en donde tenían sus enfermos, con el recelo de que no se ses diese quertel »

Por lo demás, entre los argumentos de Nápier y de Fririón, no sabemos á cuáles inclinarnos porque los ascrificios que sa impusieron los portugueses están bien cuando son espontáneos ou un pueblo que los hace por salvar su independencia, pero no impuestos por un general extranjero.

Acaban de publicarse en París las Memorias del general Barón Rock Godart, que asistió á esta campaña mandando una de las brigadas del VIII Cuerpo de ejército. Después de exponer las razones fundacisimas que tenían los españoles para observar la conducta cruel de que tanto se les acuas respecto á los franceses, recuerda un hecho que le honra. «Entonces,

<sup>«</sup>Rue afl.etivo cuadro, hecho por un inglés, ¿qué prueba? Que el sistema establecido por lord Wellingtón fué clen veces más funceto para los portugueses que lo que hubieran sido las requisterenes regulares de las autoridades francesas. Singular medio, en efecto, cee de pretender la protección de un pueblo obligandole á destruir todos sus recursos, á devastar y abando-par el hogar paterno, dejando sin asito á los que no tenían la fuerza e el vator de arrastrarse hasta Liebos y exponiéndoles á perseer de miseria en enalquier rincón de su propio país.»

adomás, la posición de Pembal, como también desde Venda da Cruz, adonde se trasladó el Jía seguiente, precedido del 2.º que se adelantaba á Espinhal (1).

En Pombal se ve que se trataba de contener el movimiento de los anglo-portugueses para, así, dar tiempo á la vanguardia francesa, los trances la respedimente toda, á que Legase al Mondego, restablementa el puente

dies, fué cuando la demoperación do aqualico refugiados (en los bosques y las roras , de apecibles y timidos que eran los sonvirtos ar furioses que municron y ayuntros para vengar en Eucetros ardenames fueron detenidos y luego no huba medio de comunicar umo con destacamentes de sierte número de hombres Aquellos de nucetros soldados que tuvieros la desgracia de ser exglidos, sufrierun los termentos más aurribas, los huba que fueros en erredos vivos hasta el sucilo, con la espera fuera para haceros sufrir más,»

«Aquet refinamiento de barberio produjo en mentros soldados el deseo de vengares v. é en vez haceros barbaros. No respolaros meda, viejos, mujures y a écos en da, puesto hallaros, é la meno frié desapladademento seccinado.

alvos costó mucho trabajo, á mil y á los jefos de mil brigada, al movar cerca de unacionica viejos y miños que hasta antoscas habíamos mantanido en mustros cantosos desde horia corea de dos moses y

cilla embargo, la viepera do ver morir de hambre à aquelles desprectation, puesto que excestance de viveres para nun etres mismos, é de verion acceinar, cref. para salvarios, deber hacerles conductr con una serolta de concuenta granader e à fan avanzadas inglesse y portuguesas.... •

«Forces perfectamente seclbidos por Ingleres y portugueses, » dus oficiales terrieron el sucargo de Jaries las gracias y de el sequiaries con hotritande hiben, anticar y café. « Yo scepto, antica trodard, en presente, pero mo hababa mejor pagado con el places de linear falloss à aquellas pobres gentes,»

(1) (Chan difficil so have describere la versied on in Ris-

Mientras Kápler dice que im tropas ligeras y los húseres alemanes persiguiendo al 8.º cuerpo francés la historia 200 printoneros, Fririón acegura que los mantavo sicenpra á suspetable distancia, así como que el 2.º cuerpo cogió aquel mismo día 7 numbras y 15 esballos ingueses de las 600 que acumbas á un retaguardo, opinicio que el historiador ingues domá ando é anafundo.

y, reunido el ejército en Combra, se mantuviese allí todo el tiempo que fuera posible mientras se incorporaban los refuerzos solicitados para volver á tomar la ofensiva. ¡Ilusiones de un alma tan fuerte como la del Hijo mimado de la victoria que se resistía á ver eclipsarse su antes brillante y favorable estrella!

La posición de Pombal era excelente y más defendiéndola un Ney, à quien dice Thiers, la presencia del enemigo devolvía sus eminentes cualidades. Pero no era sostenible por mucho t.empo y quitábanla fuerza considerable la discordia del Mariscal con algunos de los generales que debían apoyarie, Drouet y Montbrun particularmente, á quienes repugnaba obedecerle, quitándole, de ese modo, la fuerza moral necesaria para, reuniendo, como podía, sobre 19.000 infantes y 3.000 caballos, ofrecer al enem.go una verdadera batalla con que detenerlo y asegurar sólidamente la retirada del ejército francés. Así es que, viendo cómo los aliados iban aumentado en número á su frente, comprendió Ney que habría de levantar el campo si no se le reforzaba suficientemente. No encontraba Massena esa necesidad tan apremiante y, avistándose con el de Elchingen, trato de persuadirle de que se sostuviera en Pombal y cuando tuviese que evacuar aquella posición, defendiera la de Redinha, porque, ante todo, era preciso dar tiempo al paso del Mondego y la ocupación de Coimbra.

Ney ofreció satisfacer los deseos de Massena y comenzó en aquel día una de sus mas gloriosas jornadas, la cual aparecerá en su historia, como en la de la guerra en general, ejemplar modelo para cuantos estudién ó tengan que practicar esa clase de operaciones,

Томо ік

Google

las más dificiles indudablemente en el ejercicio de las armas (1).

A reión de Pambal.

Lord Wellington que, llevando por delante la brigada portuguesa de Pack y la caballería, iba en poscon tres divisiones, las 8 \* 4. \* y 6.\*, la de las tropas ligeras y los portugueses afectos á enda división, reunió todas esas fuerzas al frente de Pombal (2). Hubiera sido una temeridad resistirle, y Massena, que la noche anterior aconecjaba a Noy que lo hiciera, fué al primero en retroceder haces Redinha. Ney estableció su cuerpo de ejércato á espaldas de Pombal dejande en la ciudad la brigada Maucune que entonces mandaba el coronal Fririón, cuyo regimiento, al 69° de linea, a cuya cabeza le vimos pelear valientemente en Buasaco, ocupó el cast.llo, las avenidas y el puente. que no fué roto porque se dojó delante, en el camino de Leirie, al 6," ligero para observar á los enemigos. Este regimiento, al describririos la mafiana del 11, an vez de intimidarse ante les imponentes massa que marchaban sobre uns tiradores, las recibió cubriéndose con los olivares y bosques de pinos de que está salpi-

Y en ese caso. ¿Quiénce oran los auxiliares?

<sup>(1) «</sup>A placides, dies Du Les Boriano al trater de la signiumte acción de Redinha, a inleutes militares de marechal Ney adquirirem por aquella occaside um nevo e bem merecido reales, confirmando-se assim o juise que desde o dia de Amekerdof adquirira de ser um dos mais habels generaes da guarda da retaguarda que por então tinha à França, por ser la 'aquelis dia que per la primeira vez deseguelvez o seu profundo conhecimiento na arte das retiradas.»

<sup>(2)</sup> Năpier, sicupre tan atento con los aliados de su patria, les dice à los portugueses, afectos à cada divisien, que ibau acomo los artiguos auxiliares de las legiones romanas a ¡Pres no hay diferencial Los auxiliares de los legiones foan à pelsar en paises distintes del suyo esa esa la política romana. Los portugueses de 1911 combatian por la independencia da se nais.

cada toda aquella campiña y ovitando la marche por la carretera que enfilaba la artilleria inglesa, ya que no le era dado verificarlo en el puente, en cuyo paso sufrió algunas bajas. Ney creyó entonces que debía evacuar la ciudad contra la opinión de Fririón que aconsejaba defender, por lo menos, el castillo y quemar las casas de la calle principal de la población, única vía que podría recorrer la artillería británica. Abandonada Pombal, fué necesario volverla á ocupar para detener à los ingleses que, sin aquel obstáculo, hubieran alcanzado y puesto en el mayor apuro á Ney que, al comprender lo sano del consejo de Fririón, consiguió, en efecto, poner entre él y sus enemigos obstáculo tan serio como la ciudad de Pombal y, sobre todo, el de la noche. A su favor pudo retirarse á Redinha, mientras Massena se establecía con su cuartel general y la división Loison en Ravaçal, á la altura de aquel pueblo, lo mismo que el 8.º cuerpo que se situó también en posiciones de donde se podría apoyar la de Ney.

Allí, pues, iba a reñirse la acción á que los beligerantes dieron ya el carácter y nombre de combate, puesto que los ingleses no quisieron conceder á la de Pombal más que los de una sencilla escaramuza Los mayores generales Erskine y Slade, que dirigieron el ataque, creerían desmerecer de su crédito si lo calificaban con otro nombre.

En Redinha haría falta el 9 ° cuerpo del mando de Drouet, pero no sometido al mando de Massena, de cuyo ejército no formaba parte sino eventualmente desde que se le envió á restablecer las comun.caciones con Castilla, su residencia oficial, creyó el general que



lo mandaba llegada la ocasión de volver á sus antigues acantonamientos. Drouet ardía en deseos de abandonar al ejercito de Portugal; y mi el riesgo en que lo vefa ni las más justas reclamaciones de Massena lograron desistiera de su antipatriótico propósito. Dice Thiera-«Drouet, llamado ante Ney y Massena, se defendió como lo hacen las personas de mala voluntad, con embarazo y terquedad. Massona, capas de las mayores energias cuando se le ponia á pique, pero sólo entoncas, cometió la falta de no mandar con imperio, porque, aun cuando Drouet no fuese más que como auxil.ar, no podía tener dos generales en jefe en presencia del enemigo, y Massena, toniendo sólo él esa cualidad en Portugal, no necesitaba sino dictar órdenes formales sin cansarse en querer persuadir 4 un hombre terco y de hielo que se resistía á escucharle» (1). Y no hubo quien le detuviera; separándose del ejército aquella. misma noche sin prestar otro servicio que el de escolta á un convoy de poco más de 800 enfermos ó haridos.

Combate

Con la marcha de Drouet, el ejército francés quede Bedinka. daba notablemente disminuído, en tanto que el británico iba aumentando con los refuerzos que le llegaban cada día del país, libre ya de la presencia de los enemigos. En esas condiciones y en la ignorancia de la situación que podría crearse al ejército al avistar Coimbra, ocupado por las tropas portuguesas que, al seguir su marcha Massena á Lisboa, habían hecho su conquiata, Ney quedaba otra ves colo á las manos con Lord Wellington. Así es que la acción de Redinha que pa-

<sup>(1)</sup> El mismo Thiers dice que Drouet era hombre minucioso, dificil, con apariencia de tranquile, y que desobedeció A Masseus en no posos detalles de sus órdenes.

recta deberse refiir reciamente por lo ventajoso de las posiciones ocupadas de los franceses, no ofreció caracter ni rasgos más pronunciados de combate que la de Pombal.

La división Marchand fué situada á espaldas de Redinha para sostener, sin duda, á Mermet que, con la de su mando y seis piezas de campaña, quedó ocupando la meseta que domina el desfiladero que estaban recorriendo los equipajes correspondientes á su cuerpo de ejército. Atacado por los ingleses, Mermet se retiró, formada la división en escalones, tan en orden y recibiendo las cargas del enemigo con fuego tan nutrido de fusilería y de cañón, que lo contuvo en toda ellas, en una, especialmente, rechazada con otra de su parte á la bayoneta que dejó despejado el desfiladero y le permitió unirse á Marchand para seguir juntos hasta cerca de Condeixa (1). Las divisienes Clausel y Solignac del 8.º cuerpo se habían retirado á Fonte-cuberta, pueblo próximo al de Condeixa que acabamos de men-

Esa descripción no peca más que de falta de verdad, si es que se quiere suponer en ella muy numerose a, enemigo, porque no combat. é más fuerza francesa que la citada de la división Mermet.

<sup>(1)</sup> Nápier tenía que dejar correr la pluma en alas de su fantasía, tan ajena, sin embargo, al carácter de sus compatriotas historisdores militares, sobrios generalmente en sus descripciones y, por lo general también, bastante severos y hasta exactos. Dice así:

Rara vez se ofreció à la vista espectáculo de la guerra más hermoso parecía que todos aquellas montañas cubiertas de besque acabatam de dar á lus enjambres de soldados, pues que en pocos instantes formaron en el llano 30.000 hombres que lo atravesaban y avantaron con paso majestuceo, mientras la caballería y la artillería, partiendo simultáneamente del centro y del ala izquierda, cargaron á los batallones franceses que las recibieron con una descarga general. Aquellos batallones quedaron cubiertos por el bumo y, al dissparse, el enemigo había desaparecido.»

cionar. De modo que en Redinha quedé Ney entregado á sus propies fuerzas, porque hasta la reserva de
caballería que con Montbrun, su jefe, debía apoyarla
también, había recibido la orden de adelantarse á
Combra, la pesadilla, y con razón entonces, del principe de Esslug. Si lord Wellington, más que nunca
receloso de la energía de aquellos soldados imperiales
que mandeba tan hábil y experto caudillo, no se hubiera detenido á la vista de posiciones tan bien elegidas
y aprovechara la tomendad en Ney de obstinarse en
resistir fuerzas tan considerables como las que veía
desplegar á su frente, es seguro que la retaguardia
francesa habría sufrido un rudo golpe y quedado sin
fuerzas para continuar una retirada que la resultó tan
gloriosa.

Pero, aun salvándose de tal riesgo por la parsimonia del Lord. Ney debió quedar resentido del que él croería abandono en que le había dejado su general en jefe. Porque al dia signiente, ya que no se encontrara con fuerzas para resistir en Condeixa el ataque de tantas como habia visto llevaban los aliados, y menos para atender al movimiento envolvente, si no le igneraba, que por orden de Wellington, y así consta en sus Despachos, había emprendido Picton por su isquierda. se olvidó ó quiso olvidar que dejaba en Fonte-cuberta expuesto á case prisionero al mismo Massena que dijimos se había retirado á aquel punto con su cuartel general y las divisiones del 8 ° cuerpo. Dos de aquellas divisiones habían seguido su marcha, y quedaron solas con el Mariscal las de Clausel y Loisón cuando. antes de amanecer el día 13, observó Frizión que Ney había levantado el campo sin orden, que se le hubiera

dado, ni aviso siquiera de una resolución que así comprometia á su general en jefe. No le quedó, pues, á éste más recurso que el de formar apresuradamente la exigua fuerza que tenía en Fuente-cuberta y, después de una demostración que hizo creer á los ingleses que era mucho más numerosa, retirarse á Miranda do Corvo valiéndose de las tinieblas que aún remaban en derredor suyo (1).

¿Fué intencionado el abandono en que Ney dejó a su jefe ó efecto de un error ó de desconocimiento de la peligrosa posición qué, alejándose él, ocupaba la división tan mermada ya de Loison? No sería creible la primera de estas hipótesis si no mediaran, y de fecha ya muy anterior, la discordia y las dificilísimas y espinosas relaciones que existían entre ambos generales Que Massena lo sospechó por lo menos, demuéstrase con las palabras que dirigió á su jefe de Estado Mayor «El movimiento retrógrado de esas dos divisiones (Marchand y Mermet), ejecutado clandestinamente, le dijo, es un acto injustificable. No soy yo quien ha colocado al mariscal Ney á mi lado, es el Emperador: debería, pues, despojarse de toda especie de amor propio, porque tal pasión arrastra á veces á grandes hombres á extravíos de que luego tienen que arrepentarse.> (2).

Thiere, por el contrario, dice que la noche era, muy clara (par un fort beau clair de lune)

<sup>(1)</sup> Dice Napier «Se oyó perfectamente el ruido que hacían las divisiones francesas en en marcha; pero sendo la noche obscura, se creyó que lo hacían los bagajes que se retiraban.»

<sup>(2) «</sup>Esa mala inteligencia venía de los comienzos de la campaña. Frutión la condena escribiendo «Y, sin embargo, entonces la gloria de Masseona aparecía en todo su esplendor El divisionario de Bonaparte en Rívoli, el general en jefe de

Montbrön ante Colmbra.

Contratiempo, sin embargo, mucho mayor y de más graves consecuencias fué el que Massena hubo de experimentar aquel dia. Montbrûn, á quien hemos dejado separándose de Ney para dirigirse á Coimbra, de donde no se recibian noticias, llegó, con efecto, anteel puente del Mondego que da paso á la ciudad, y que había sido roto poco antes por Trant y sus portugueses. Ni Trant ni su colega Wilson se halaban sn Coimbra, habiéndose ambos dirigido al Vouga preocupados con la idea de que, por más que hiciesen, no lograrían defender con éxito la ciudad, comprometióndola, por el contrario, y causando nuevos desastres como los anteriormente experimentados al, abandonada por los ingleses, ocuparla los imperiales. Habían, con todo, dejado en Coimbra un destacamento de artillaria que con algunos milicianos defendiese el puente, cuyo jefe, al presentarse al otro lado de la cortadura un ayudanie de Montbrún, le hizo presente que, no hallándose Trant en la ciudad, tendría que retarderse, por le menos, un dia la contestación que hubiera de dar á la consulta que iba á dirigirle, y que en ese tiempo no trataran los franceses de atacar Coimbra porque haría volar los demás arcos del puente. La seremidad de aquel jeie, al sargento José Augusto Correis Leal, impuso al general Montbrún que creyó, ade-

Zurich, el defensor de Génova, el principe de Emiling, el hijo quarido de la victoria, no había conocido aún los reveses. Qualquiera, pues, que fuem el brillante valor de Ney y cuales quiera que fueran sus talantes militares no debia hallarse fue ra de su sitio à las órdenes de tal veterano en la carrora de las victorias e

Tiene rasón, pero ¿quién se entendía con hombres tan orgullosos como squellos mariscales, obedientes tan sólo, y no siempre, á Napoleón?

más, en la llegada á las bocas del Mondego de fuerzas inglesas procedentes de Lisboa, con las que, y con las de Trant y Wilson, se podría muy blen defender Coimbra. Esa impresión, que acaso no hubiera recibido Montbrûn de haberse él en persona presentado en la cortadura del puente en vez de quedarse en el inmediato campo de Santa Clara, se comunicó á Massena que por su parte comprendería que, teniendo tan sobre sí al ejército aliado, iba á faltarle tiempo para hacer la conquista de Coimbra à poca resistencia que se le opusiese. Y en momentos tan apremiantes, con la noticia, que también le dió Montbrun, de la falta en aquella estación de vados por donde cruzar el Mondego, Massena resolvió cambiar todo su plan de retirada, tomando el camino que remonta aquel río por su margen izquierda y renunciando, por ende, á la estada en la derecha hasta que le llegaran los tan esperados y promatidos refuerzos.

Cambio en a retirada.

No podía, con efecto, el ejército francés detenerse á operar el ataque de Coimbra. La posición crítica que le había creado la inesperada evacuación de Condeixa por parte de Ney, dejándole incomunicado en Fontecuberta del resto del ejército, obligó á Massena, no sólo á desistir de la jornada sobre Coimbra, sino á buscar por el camino de Miranda do Corvo su propia salvación del peligro de caer en manos de los ingleses y la nueva línea de retirada. Esperaba así reunirse á las demás divisiones en Venda-Nova, donde también confluiría el 2.º cuerpo, que se acercaba al mismo tiempo desde Ancião y Espinhal.

«Hasta allí, dice un historiador portugués, as incuestionable que Massena había demostrado más habilldad en la retirada que Wellington en su persecución: pero desde Redinha en adelante, fué Wellington al que se mostró superior á Massena, considerándose pastante juerte para perseguirle, lo que no le habíasuced.do hasta entonces » En lo que convienen muchos de los que han escrito sobre aquella campaña, es en que el general británico reveló en la retirada del ejército francés una circunspección excesiva, efecto, sin duda, del respeto que le infandían soldados que se consideraban invencibles y un capitán que, como se ha dicho antes, no conocía los reveces. Un general más confiado en sus fuerzas, y no tenía Wellington por qué desconfiar de ellas, menos tímido, ha dicho alguno, no hubiera dejado pasar sin fruto ocasiones como las que tuvo para destruir el cuerpo de Ney, todos los dias puesto á su alcance, y particularmente la división Mermet en Redinha. ¿Qué hace Nápier al decribir el magnifico espectáculo de los 30 000 aliados marchando en la llanura sobre tan corta fuerza sin conseguir destruirla, sino demostrar la falta de resolución y de pericis en el general que los mandaba?

Que después Messena y Wallington cambiaron en su respectivo papel: como que habían variado completamente las condiciones del de cada uno en la acción militar que les tocaba representar. Hasta el mal llamado combate de Condeixa, ni refudo ni esperado aquiera, Massena creía poderse establecer en Combra y cubrir con manificata ventaja toda la derecha del Mondego hasta la llegada de refuerzos que la permitieran tomar de nuevo la ofensiva; y al retirarse á tan excalente posición, le era dado hacerlo sin apresuramiento teniendo cerca refugio tan seguro. Wellington, por su

BART BIV

lado, en el convencimiento de que ese era el proyecto de su adversario, tenía que marchar muy prevenido y con la prudencia, además, de quien necesita y espera mayores fuerzas para frustrar tal y tan imponente resocolución. Tan convencido estaba de la imposibilidad de contrariar eso pensamiento de Massena, que había dado á Trant y á Wilson la orden de retirarse inmediatamente al Vouga y después, si lo consideraban necesario, al Duero, donde con el general Bacellar podrían impedir la ocupación de Oporto por los franceses. Y como, lo mismo que Massena ignoraba si Montbrún conseguiría penetrar en Combra, ignoraba él si las fuerzas que hubiera en aquella ciudad conseguirlan resistirle, destacó una fuerza que, cruzando el áspero terreno que por su izquierda se extendía hasta el Mondego, se pusiera en comunicación con Coimbra y cooperase á su defensa.

Pero una vez frustrado el intento de Massena por la serenidad del sargento de artillería Correia Leal y la torpeza ó indolencia de Montbrún, las condiciones de la campaña, repetimos, habían cambiado completamente. La retirada de los franceses no tendría un término inmediato, no podía acabar sino en la frontera de Castilla y al abrigo de Almeida y Ciudad Rodrigo; cada día se iría haciendo más penosa y difícil en tan largo trayecto, y así como disminuirían las fuerzas y la consistencia del enemigo con el cansancio, las escaseces y las bajas, crecerían, por más que dijeran otra cosa después los ingleses, el ánimo, la confianza y los recursos de sus perseguidores, apoyados por el pueblo en su deseo de recobrar las casas, las haciendas y hasta la parte de sus familias abandonada al retirarse á Lisboa.

Razones con cesa, nos parece, suficientes para fundar el cambio que si secritor lusztane halla en Massena y Wellington en squel período de la campaña á que se refiere (1)

Resuelto el cambio de dirección en la retirada y perdida la confianza en el descanso y tranquidad que proporcionaría el establecimiente en Coimbra y sus inmediaciones, los franceses no pensaron sino en acertar con su actividad el tiempo que tardarían en salvar la distancia que les separaba de la frontera española. Eran, sin embargo, los soldados vencedores de la Europa en cien combates y sus jefes quienes es creian un rivales en el mando y el manejo de las armas; habrian, por lo mismo, de resistir valerosamento la marcha ya arrebatada de sus enemigos, muy superiores en moral y número.

Combate de Casal Novo, que era adonde se había retirado vo.

Después acusa à Wellington por me haber reformale à Nightingale, que operaba sobre la inquierda francesa, con otra división para mantener à Mayaier separade siempre del cuartel general de Massena.

He aqui ine juiciona referience que Schépeler nue ofreco en su obra: +5l so leo, dice, con atencion la retirada, se hará piena justicia à los talentes de Ney y de Massena. sei some 4 la experiencia y el valor del ejército francés. Sin embargo, era diffich es salvara ésta en tantas posiciones peligrusas al Wellington no hubiese splicado en cuantos casos se halto el sistema que so había propuesto. De su empedo, de antemano impuesto, do no atacse al enomigo sino en manas compuetas y no hacer ni dejar harar mda que la que llevalta calculado, parecia nacar frecuentemente al temor de que el enemigo fuesa hastante fuerte para librar una gran batalla é detenerse large tiempo. No existe más maon que pueda dar los de somo nunca se atravió á emprendor movimiento ninguno rápido, por qué ni siquiera un cuerpo ligero atacase jamás ul inquistara la merche de las columnas de bagajes y de enformos. Las tropas de milicias y ordenarasa bicaron pera cosa é retaguardia del enemigo y los puentes de los rios del indo inquierdo del Mondego mo fueron destruides más que á medias.»

HAP ERF A F CT

Ney al abandonar Condeixa sin dar aviso de ello á Massena, rifió aquel mariscal una acción que, por los que menos la han elogiado, ha sido por los historiadores de su patria: de tal modo han influido las pasiones al haberse de decidir la crítica entre los dos generales franceses más contrapuestos entre sí desde aquellos días. La retaguardia situada delante de Casal Novo, tuvo que retirarse desde muy temprano del 14 de marzo, en que la stacaron los aliados; no sin antes resistirlos valientemente, á pesar de verse flanqueada por ambos lados de las fuerzas de Picton y Cole. Reunidas á espaldas del pueblo las divisiones Marchand y Mermet, la caballería ligera y los dragones que se les habían agregado, se dirigieron á las alturas de Miranda do Corvo, manteniendo el combate en escalones y valiéndose de las cercas de los labrantios y huertas que cubrían el terreno, con un vigor que no pudo vencer el de sus numerosos enemigos. Les fué á estos necesamo formar las tres divisiones inglesas, la caballería de linea y la mayor parte de la artillería, total casi de sus fuerzas en la jornada, y amenazar los flancos y las comunicaciones del 6 º euerpo francés para que se decidiese a retirarse, pero haciéndolo con una precisión admirable, de altura en altura y teniendo siempre á raya á sus poderosos adversarios. Así llego Ney al desfiladero de Miranda do Corvo, collado estrechísimo entre las sierras de Lorvão y la de Chão d'Alhal, donde le aguardaba el grueso del ejército en posiciones tan fuertes y bien guarrecidas que los ingleses hubieron de detenerse. Las bajas de los franceses fueron pocas, no más que las de los aliados, lo que si fué necesario, por el compromiso en que puso á las tropas, fué deshacerse de los bagajes y material que no habían podido ade lantarse en el paso del desfiladero, para lo que se hizo desjarretar las mulas y los aenos que llevaban los equipajes de la tropa y quemar las carretas cargadas con municiones y otros efectos (1). Había que cruzar el Ceira, y eso, por un puente sumamente angosto, yendo aquel río en aquel tiempo muy abundoso de aguas y osreciendo de vados hasta distancia considerable hacia sus origenes en la sierra de la Estrella, de donde se precipita al Mondego.

El de Foz de Aronos.

Esas circunstancias, que debieron tomarse en cuenta al campar al ejército francés en las inmediaciones de Foz de Arouce, indujeron á un error que pudo costar muy caro al ejército francés, error cometido pur Ney, aunque salvado luego en parte por el valor, la abnegación y la pericia del célebre Mariscal. Fuese error, con efecto, ó necesidad por el cansancio de la jornada anterior, lo cierto es que Ney dejó en la margen izquierda del Ceira sus divisiones, separadas, así, por el río, del 2.º cuerpo, que se estableció en Forcado á espaidas de Foz de Arouce, y del 8.º que ocupó esta población y la orilla derecha en que asienta. La posición de Ney hubiera estado bien elegida de no levantarse à vanguardia de la linea de un rio de las condiciones que acabamos de señalarle. Siendo tales esas condiciones y manten endo el ejército francée la defensiva, mas aún, debiendo proseguir la retirada, cometía. el duque de Elchingen una falta incomprensible para

Ney fué el primero en mandar que se quemasen sua equipejes, para dar el ejemplo de sacrificio tan costoso para todos.

El barón Godard perdió también allí todo su aquipaje.

и на т ДР ВС Щуурр Т

todo aquel que no desconozca los más rudimentarios principios del arte de la guerra.

Así, sucedió que, arrollado el centro de la posición, punto saliente de la semicircunferencia que cubria el puente, se produjo en las alas un retroceso que, en la izquierda, paro en desorden al abocarso las tropas al estrecho paso que tenían que recorrer para unirse á las demás del ejército, formadas á la derecha del Ceira. No pudiendo pasar el puente en momentos, muchos de los fugitivos se precipitaron al río, en el que se ahogaron varios y, entre ellos, el abanderado del 39.º de línea, cuya águila encontraron luego los ingleses en el lecho de la corriente. Ney procuró contener á les enemigos con fuerzas que sacó de su derecha intacta todavía. Aquella maniobra dió un felicísimo resultado; porque acudiendo Ney á los batallones del 69.º de Knea. al tiempo de cambiar de frente para cubrir la retirada del ala izquierda, los llevó contra los ingleses á la carga a, son estrepitoso de los tambores y de los gritos de aquellos valientes. Y es lo cierto, por más que los cronistas ingleses se esfuercen en pintar aquella acción como muy gloriosa para sus armas y fatal para las francesas, que la mayor parte de las divisiones de Ney siguieron manteméndose en el terreno en que habían combatido, no pasando el puente hasta después de las diez de la noche y, entonces, con el mayor orden y la más completa tranquilidad (1). ¡Tanto había impuesto

<sup>(1)</sup> Dice Fririón en honor de su hermano que, según hemos indicado mandaba la brigada Maucune, que había sido herido: «Aquella brigada se mantenía en un bosque á la derecha del semicircalo de que hemos hablado, y la acción tenía lugar á espaldas de su flanco izquierdo. Para hacer rostro á los ingleses, había que camblar de frente á retaguardia subre sa derecha

á los enemigos aquel arranque, de un solo batallón después de todo, pero provocado y dirigido por el que tan justamente era conocido entre sus compatriotas con el sobrenombre de *El Valuente de los Valuentes*! (1).

Con 'eso pudiera darse por concluída la primera. parte de aquella retirada, puesto que no sólo se dió tiempo à Ney para romper el puente del Ceira en Foz de Arouce, sino que mientras se ejecutaba la rotura. en más de 70 pies de longitud, se mantuvieron algunas fuerzas en la margen izquierda, que era tanto como quedar dueñas del campo de batalla. Pasando Ney contodos los bagajos que le quedaban á la derecha, y permaneciendo allí hasta el 17, en que se retiró al Alva. rectificaba tal idea, tan halagüefia para su amor propio como que servia para disculpar el error que le había. expuesto á perder todo el cuerpo del ejército de su mando. Pero la prueba más concluyente de no haber obtenido los ingleses el triunfo que esperaban, fué la inmovilidad en que quedó el ejército aliado desde el momento en que, retirándose parte de sus fuerzas á una altura distante nada menos que media legua del punto del último choque con la brigada Frinón, hu-



del primer batallón del 69.º Mientras ella, la brigada, ejecutaba ese movimiento, el 8.º ouerpo, que estaba en la orilla derecha del Ceira, ereyó que era el enamigo é hiso fuego sobre la brigada Frición. No por eso dejó de hacerse la manlobra con mucho orden.»

<sup>(1)</sup> Y no es que dejara Wellington de comprender la critica situación de Ney porque al primer goipe de vista que sché sobre el campo de batalia, se hizo cargo de élla. y, poniendo en jaque la derecha francesa con las tropas ligeras y la brigada Pack, lanzó sobre la isquierda su 3,º división y la artillería à caballo que, ocupando una altura, cubrió de metralia à los franceses que, bajo tan violento fuego, se entregaron, según ya hemos dicho, à la fuga hacia el puente.

bieron de satisfacerse con un cañoneo, cuyos proyectiles ni siquiera alcanzaban á los que debían ser su blanco.

Se necesitaría llenar varias páginas para hacer un juicio detenido de ese período interesantísimo de la campaña de Portugal de 1810 y 1811, y muchas más ai hubiesen de refutarse los asertos, á veces injuriosos, de algún historiador extranjero, de Nápier, especialmente, empeñado en menoscabar la reputación de todo ejército que no sea el inglés (1). La retirada, hábilmente dirigida, como hemos visto, particularmente hasta Condeixa, tuvo que hacerse á fuerza también de todo género de sacrificios, así por parte de algunas de las tropas como de los generales, ni bien avenidos entre si, ni conformes á veces con las disposiciones de su superior é indiscutible jefe. Las marchas no fueron lo precipitadas que haría suponer atuación tan difícil como la en que se encontró Massena ante enemigo que contaba con fuerzas superiores en número y en recursos. Porque no es exacto que el ejército aliado se viera reducido á las irremediables privaciones que hay quien le atribuya. Si les portugueses per su mala administración carecieron de viveros a punto de no alimentarse algunos días, no se verían en ese caso los ingleses cuando, al decir de uno de ellos, acudían con los

25

<sup>(1)</sup> Una de las acusaciones que Nápier dirige á Massena y Ney en aquella retirada, es la de haber desjarretado las acémilas que llevaban los equipajes la noche del 16. He shí la muestra de sentimentalismo que nos da el historiador inglés «El 15, dice, el general francés, queriendo que no se retardase la marcha, dió la orden de matar un gran número de acémilas, el que se encargo de la ejecución de aquella orden, tuvo la crueldad de desjarretar quintentes asnos, dejando al hambre el cuidado de acabar con ellos. En ese estado los encontró el

que llevaban à sus shades (1). Quien padecia hambre, y el mismo Weilington lu manificata, era el ejercito francés. El incendio de los pueblos del trámsito es siem pre de lamentar, y no somos necetros los que dejemos de condenarlo a ha de resultar infecundo é initial en la guerra, pero si de se reprobarse en pueblos é monumentos que se hallen fuera de la acción imilitar de los beligerantes, ¿cómo bacerlo respecto à Radinha, Condeixa y Miranda de Cervo cuyas calles ofrecian el único camino practicable para la artillería de los que, si no eran allí detenidos, podrían causar la ruina de las tropas que se retiraban por ellas? Ambas partes, según una respectivas circunstancias, tuvieron que apular à

ejército impiés aquoi mismo dia. La expressón de dolor de aquellos pobres animales, expressón profunda sunque moda, y demanado vielbie para ne ser notada, despertó á tal punto el furor del soldado, y la raión pusa tan poco en la multitud cuando se ve excitada por un fuerte sen imiento, que no se hubiara dado entencar cuartes à los prissoneres por execus de compación se hubiacon dado moustrus de cracidad.»

Preciper qui no recordará quion con merio que un la retirada de litore à la Cerufia, à que él arietté y en que fué he rido à la vos que su hormano Jurgo, los ingleses, que compatriotas, desjarretares, no ya las acémiles de carga sino los magnificos enbaltes que arrantraban las pimas de artilleria y linsta los mismos de montar à vece? La caja des ajército en que losa oucerados 36 000 luines en daras, fué despotada à un precipirio y no hubo desman atropolio ai barbaratad que no se comritora en los mismos habitantes del pate y los bagajaros que acompañaban é servian à los ingleses.

pune mai pega tante consthierta en un midado de John Meorgi

<sup>(1)</sup> Hay que advertir que eso no en aplicable min que à um parte de los portagneses purque, à consecuencia de un convente, providada per Wel ingion en una despachas del à de mazero, as encurgé el combarriado beltànico de provess à les tropas portugueses, à experienz, por esquesto, de su gobierne. En cuento al epército francés, dice Wellington en su despacha del 14 à Lord Liverpool, «They have no provisione, excepting what they plander on the spet. . .» «Ne tiemen provialemen, exceptuando las que morodana en el país.»

ese último recurso en la guerra de la Independencia. como se había hecho en las anteriores de la culta Europa y se hará en las sucesivas y siempre. Las leyes de la guerra le autorizan, le triste, le digne de reprobación, lo que parece no debiera nunca olvidarse en los pueblos es el incendio que no conduce al triunfo, ni al éxito de una operación necesaria, las matanzas, violaciones y sacrilegios después de la victoria en el campo de batalla ó de la conquista de una ciudad cuyos habitantes no se han mostrado parte en la defensa ó esperaban con les brazes abiertes á les vencedores. «En el caso actual, dice Napier y lo repetimos por ser en una de las pocas ocasiones en que se muestra imparcial, nada faltó, el hierro, el fuego, el hambre, en ambas partes la violencia y la venganza no reconocieron límites, la crueldad se cebó hasta en los animales» (1).

Las maniobras ejecutadas por Wellington desde el día 18 en que supo cómo se había librado Coimbra de la nueva ocupación de los franceses, fueron, como indica da Luz Soriano, muy habiles. Es natural Desde el momento en que Massena abandonaba el camino de aquella ciudad para rementar el Mondego por la margen izquierda, no había que temer reacción alguna. La retirada, que antes podía ser, cabe decir que momentánea, puesto que se pensaba en el establecimiento del ejército francés en Coimbra y su territorio de la derecha del Mondego, se hacía definitiva y había de pro-

<sup>(1)</sup> Wellington disculpaba todo eso con esta frase- «Si loa soldados británicos han cometido, como todos los soldados cometen, actos de mala conducta, se han batido á lo menos valtentemente por el país » Peepacho del 16 de marzo dirigiéndose en eso al gobierno portugués.

longares hasta la frontera de España. No era, por consiguiente, de presumir que Massona la hiciera ya cosar antes de acercarse á Almeida y Ciudad-Rodrigo, pues antes no ballaría bastimentos ni otros recursos con que mantenerse en país de puntos poco poblados y desprovistos de una y otra cosa. Estaba, pues, Wellington desembarezado de ese peligro de la reacción ofensiva, antes posible, y le era dado maniobrar libremente sobre los flancos y comunicaciones de sus adversarios, maniobras las más eficaces y transcendentales en enses como aquél. Él se vanagloria en sus correspondencias de haber enlyado á Combra cuando la había desprovisto de fuerzas que la podían defender, mandando & Trant y à Wilson la abandonaran trasladandose al Vouga y al Duero. Se vanagloria también de haber. obligado á Massena á retirarse por el camino de Ponta da Murcella en la izquierda del Mondego, y ya se ha visto que fueron los portugueses de Coimbra, aquellos pocos artilleros mandados por el sargento Correia Leal. los que obligaron al Mariscal Principe a tomar un rumbo que trastornaba todos sus planes. Desde entonces Wellington podía darse por vencedor, y para completar su triunfo le bastaba ir aigmendo al enemigo hasta el límite de aquel territorio lusitano, cuya defensa y salvaguardia no se hartaba de declarar que era su única misión en la Penínaula.

Pano del Por eso se le vé detenerse en el Cerra desde el 16

Alva. de marzo, por la crecida de aquel río, el cansaucio de
las tropas é la falta de víveres, que todas com rasones
se dan para fundamentar é disculpar tal paralización,
hasta el 18, en que vuelven à encontrarse franceses é
ingleses en las márgenes del Alva, aunque sin retir

a er ti a er ti

acción alguna importante. Wellington continúa amenazando con sus maniobras el flanco de los franceses; y puesto en comunicación con Trant y Wilson, los dirige paralelamente al camino de las operaciones por la derecha del Mondego hasta que en el puente de Fornos unen á la de los ingleses su acción, ya directa, sobre el enemigo común.

¿Para qué discutir el pensamiento atribuido á Massena de establecer su campo en las márgenes del Alva, ya que el abandono de Condeixa por Ney y la torpeza de Montbrun al frente de Coimbra le impidieron establecerlo, según tantas veces hemos dicho, en las inmediaciones de aquella ciudad? Si ya eran malas las condiciones del Alva militarmente consideradas, la dirección, siempre flanqueante, que Wellington daba á sus divisiones de la derecha y el espectáculo que ofrecian las fuerzas de Trant y Wilson, siempre también ojo avizor sobre el ejército francés y hostilizándolo cuando se ponía en su marcha al alcance de las armas portuguesas, le demostrarian que en el Alva sería disriamente agredido y se vería muy pronto bloqueado, sin víveres ni refuerzos posibles para la reacción que abrigaba en su mente. No Massena que tanto acariciaba ese pensamiento, no debió creer que pudiera realizarlo en las posiciones que se levantan en la margen derecha del Alva. Donde si lo abrigó y con meistencia tal que produjo el rompimiento ya completo con Ney, fue mas adelante, al situarse en el entronque de los dos caminos que desde Celórico y Guarda conducen á los mismos puntos que acababa de abandonar y al Tajo directamente por la cuenca del Zézere. Luego estudiaremos ese nuevo proyecto de un general que se empe-



fiaba en dar á su retirada el carácter de maniobra para que no se tomase por una verdadera derrota.

De todos modos, tuviera ó no ese pensamiento el principe de Essling, la posición era excelente para resistir un nuevo ataque de los anglo-portugueses y escarmentarios también. El Alva, recogiendo las aguas de las vertientes septentrionales de la Estrella y de los ramales de esta merra que forman su cuenca, es bastante caudaleso para ser considerado como obstáculo para el enem go que pretenda cruzarlo. Ofrecon, ademas, ventajas para la defensa la sierra de Moita, en la parte superior del río, y más abajo las de Santa Quitaria y Murcelha, y, más, quizá, lo áspero y cortado de las márgenes en que baja como encajonado y torrentoso el Alva. Esas sierras que arrancan, como hemos indicado, de la Estrella, se umirian con las de Alcoba y Bussaco, si, por bajo de Arganil, Pombeiro y Ponte de Murcelha, por donde sucesivamenta pasa el Alba. no las separase el Mondego en Foz d'Alva, punto, por lo mismo, de la mayor importancia.

En esa línea, señalada por el albeo del Alva, so hallaba el ejército francés esperando la liegada de los aliados à su frente. Formaba en la derecha el 8 "cuerpo cerca ya de Foz d'Alva, el 6." ocupaba el centro detrás de Ponte de Murcelha, y el 2.º sostenía la izquierda hacia la sierra de Moita. Ney, que por la dirección que llevaban los ingleses se consideraba ya objetivo de ellos, examinó sus flancos para ver si estaría apoyado en ellos. Lo estaba, con efecto, en el derecho y de cerca por Junot, pero no así en el izquierdo por haberse remontado Reynier á Moita y las fuentes del Alva, con el motivo de procurarse víveres al espar-

cir destacamentos por todo aquel terreno, con el pretexto, empero, de un proyecto contra la derecha inglesa que debía, en su concepto, producir grandes y favorables resultados (1). Ney hizo ver la debilidad que producía á su posición lo distante de la de Reynier, y aunque Massena, comprendiéndolo así, expidió á este general órdenes y órdenes, que no ejecutó con la exactitud y brevedad necesarias. Nev tuvo que abandonar Ponte de Murcelha á la aproximación de los aliados. Estos pasaron el Alva entre aquel pueblo y el de Pombeiro, y el ejército francés todo, temiendo verse cortado por los ingleses, que lo flanqueaban con tres divisiones desde la sierra de Santa Quiteria, y hostilizado en su derecha por Trant y Wilson desde el otro lado del Mondego, levantó el campo definitivamente hasta avistar los muros de Almeida, término, por entonces, de su admirable retirada

Massena escribía el 19 desde Maceira á Berthier Nuestro movimiento de retirada se ha hecho con el mayor orden, no hemos dejado un enfermo, un herido ni el más pequeño carruaje de artillería ó de equipajes el enemigo ha sido rechazado cuantas veces nos ha atacado y siempre con pérdida. En fin, desde que el ejercito se reunió en Pombal, no ha andado más que dos leguas por día y jamás ha sido arrollado por los ingleses.»

Habrán observado nuestros lectores que hay mu

<sup>(1)</sup> Creia Reynier que, extendiéndose por su izquierda más que los ingleses, que se sabe trataban por su lado de tianquear y aun envolver la izquierda francesa, los podría destrozar separadamente, y algo de éso debió temer Wellington al mandar que sus tropas se concentraran al atacar las posiciones enemigas del centro.

chas inexactitudes en ese escrito; porque en aquel camino, glorioso y todo para el ejército francés, para Massena y, particularmente, para Ney, que fué quien llevó el peso de la retirada, quedaron más de un soldado enfermo ó berido y más de un carruaje en el campo ó en poder de los aliados. «Hemos cogido, decía Wellington á Lord Liverpool el 21, gran número de prisioneros, y el enemigo ha continuado destruyendo sus carros y cañones y todo cuanto pudiera entorpecer su marcha» (1). Como que esos prisioneros fueron conducidos primero á Coimbra y después, en tandas ó destacamentos de 250 ó 300, á Lisboa, custodiados por tropas inglesas para librarlos de las violencias de los portugueses irritadísimos con las ejercidas por los franceses en sus pueblos.

Naero proyecto de Massens.

Parecía haber term.nado aquella jornada de 20 días que, comenzando á la vista de las formidables posiciones que cubrían Lisboa de un ataque del ejército más poderoso que al grande Emperador había reunido en la Península, iba á concluir con la manifestación elocuentísima de que ni España ni Portugal serían nunca sometidas por la fuerza de las armas. Pero ¿se atrevería el mariscal á quien Napoleón había confiado la empresa de acabar la conquista de ambos reinos con un golpe solo, pero decisivo, sobre sus hasta entonces nunca escarmentados auxiliares, se atrevería, repetimos, á precentársele, ya que no vencido en bata-

<sup>(1)</sup> Sólo de los franceses que se habían separado de sus cuerpos en los últimos dies, fueron cogidos al recogerse á la línea del Alva unos 800, y lo fueron también varios carros de municiones, (Cómo se reirian de ese parte Ney y Godard, que habían perdido sus equipajes!

lla ninguna campal, rechazado y sin los timbres de gloria que le dieran antes respeto y admiración, gloria y prestigio? No era Massena hombre que se sometiera fácilmente á tamaña humillación; y antes de abandonar aquella tierra, cuyo nombre llevaba por título el ejército de su mando, todavía intentó, no sólo convertir su derrota en maniobra, como le atribuye su admirador Thiers, sino emprender tal reacción sobre aquella misma tierra lusitana de donde se le echaba avergonzado y maltrecho, que pusiese otra vez en peligro la independencia que ya debía creer salvada

Un indicio de ese pensamiento dejó entrever al fijar su línea entre Celórico y Guarda, punto, este último, al que dirigió el 22 de marzo todo su material de artillería, mientras expedía para España los enfermos y heridos que no pudieran seguirle. Si á Lord Wellington no se le escaparen ese indicio ni el objeto tampoco á que podría dirigirse el pensamiento á que obedecía, pues que el 25 se lo indicaba, aunque vagamente, al general Spencer, acómo se había de escapar á la ponetración de los jefes de los cuerpos del ejército francés? Todos comprendieron que su general en jefe trataba de cambiar el teatro de las operaciones trasladándose al Tajo para, puesto en comunicación con el 5.º cuerpo, tomar de nuevo la ofensiva. Ney, sea porque creyera aquel proyecto fatal para el ejército, sea por considerarlo como un atentado no procediendo de órdenes directas y precisas del Emperador y sin más objeto que el de satisfacer su amor propio, Ney fué quien se decidió á oponerse á tal plan, aun cuando fuera rompiendo de una manera estrepitosa con el Principe de Essling su jefe. ¡Qué tales serían las observaciones que

dirigió à Marcena en una carta escrita el 22 á las dos de la tarde en Cortiço, que el Manacal, revelándole su proyecto, reiteró la orden de que el 6.º cuerpo se preparase al movimiento proyectado, y cuáles ha cartas que Ney le escribió de nuevo dos horas después y otras dos más tarde, que hubo de quitarle el mando! Deciale en la primera de las cartes que por sus órdenes comprendia que abrigaba el proyecto de acercarse al Tajo hacia Alcántara; que tal maniobra, abandonando á sus debiles fuerzas las plazas de Almeida y Ciudad Rodrigo, le parecía extraordinaria cuando no se sabia si Wellington continuaria su marcha ofensiva. hasta España, y le reguba le manifestase a habia recibido órdenes particulares del Emperador sobre una disposición que tanto comprometia al ejército. Extendíase después Ney en consideraciones sobre la conveniencia de esperar cerca de aquellas plazas las órdenes de Napoleón, á conocer las intenciones de Wellington y á que, recibiendo refuerzos de Castilla, se la pudiera. ofrecer una batalla decisiva, con hipótesia y ejemplos, todo eso, sobre las consecuencias fatales á que expondría el erróneo plan de su general en jefe

Massena contestó revelando á Ney su proyecto de dirigirse, con efecto, á Coria y Plasencia y al mismo tiempo le reiteraba la orden de prepararse á su ejecución.

Dos horas después de la primera carta, escrita el 22 de marzo á las dos de la tarde, escribía Ney la segunda en que protestaba formalmente contra la orden de Massena y declarándole que, á menos de que el Emperador le hubiera enviado nuevas instrucciones relativas á operar hacia el Tajo, lo que no podía crear, el 6.º

que y As o l'ore y

cuerpo no ejecutaría lo que se le ordenaba en la carta de aquel día. «Sé, le añadía, que oponiéndome tan formalmente á vuestras intenciones, incurro en una gran responsabilidad; pero aunque se me destituyese ó hubiera de perder mi cabeza, no contribuiría al movimiento de que V. E. me habla sobre Coria y Plasencia, á menos, repito, de que no haya sido ordenado por el Emperador.»

No debió contestar Massena, porque dos horas más tarde recibía otra, la tercera, en que le anunciaba Ney que, reforzándose el enemigo cerca de Fornos y habiendo pasado Wellington el Mondego, podría cortarle la retirada á Almeida, por lo que, y comprendiendo que él no quería tomar determinación alguna para la marcha de las tropas, le prevenía que se marchaba al día siguiente para escalonar sus tropas de Celórico á Freixedas y, al otro, detrás de Freixedas y Almeida.

Esa carta colmaba ya la paciencia del de Essl.ng, y visto que Ney tenía la intención formal de no obedecer sus órdenes, le separó del mando del 6º cuerpo, reemplazándole con el general de división más antiguo, que era entonces el conde Loison. Al mismo tiempo hizo marchar á París á su ayudante el coman dante Pelet con instrucciones confidenciales y una carta para el Príncipe Berthier con la noticia de lo succedido con Ney y la explicación de sus proyectos militares (1).



<sup>(1)</sup> Es tan interesante la correspondencia de Ney con Massena y tan instructiva à la vez para el conocimiento de aquella campaña, que nos hemos resuelto à trasladar su traducción integra à nuestros lectores en el apéndico nº 12.

Dice Godard á propósito de eso, a Jesde nuestra entrada en Portugal reinaba una falta completa de inteligencia entre los

Estos consistían en situarse entre Guarda, Belmonte y Alfayates, y para darle, sin duda, idea del estado excelente en que todavía se hallaba el ejército, le manifectaba que no había perdido una solo piesa de artillería ni un solo bagaje (!!) Añadíale, por fin, que, no por los ingleses sino por falta de víveres, se había retirado el ejército á las actuales posiciones que neda más que ceas mismas razones le obligarían á abandonar.

No era, ciertamente, de exactitud de lo que Massena podía alardear en ese despacho. El ejército no es hallaba en el excelente estado en que pretendía se creyese; porque el fracaso de la expedición, las privaciones y el cansancio le tenían en un estado de irritación y descentento que si al principio se tradujo en murmuraciones, no poco injuriosas á vecas, de su general en jefe, acabó por revelarse deplorable y levantisco en el acto insólito de indisciplina, que acabamos de recordar, del mariacal Ney. Ess estado fatal había principiado á manifestarse en las tropas, que eran las que más sufrian; se extendió á los oficiales y jefes, y scabó por influir en les generales que, para hacerle pesar en el animo del en jefe, se valieron de lo difícil, quebradizo y peligroso de las relaciones en que, A pesar de su grande autoridad, se hallaba con el hombre, precisamento, que más servicios había prestado al ejército en la retirada. El hambre trae en pos el descontento:

jetes principales de los tres enerpos de ejército. El principa de Essting, general en pele, se veia siempre contrariado por los otros dos mariscales y ninguno hacis más que aquello que es le antojaba »

<sup>«</sup>En los diss 21, 22 y 23 de marso fue cuando estalló la bomba entre ellos, a punto de que el Principe resolvió desde aquellos mementes dejar el ejército y marchares à Paris.»

45 % P

el merodeo para evitarla, el desorden, y el vencimiento la represada que, en casos como aquél, es la falta de respeto, la rebolión contra el que se hace considerar como fautor de todo revés ó dificultad. Nev comprendió muy pronto el error, mejor dicho, la enorme falta que acababa de cometer desobedeciendo las órdenes de su jefe y exigiéndole satisfacción tan inconveniente, imposible, como la del origen de las órdenes que tenía derectio á dar por propia é incontestable autoridad; y arrepentido, sin duda, quiso volver á la gracia de Massena ofreciéndose á obedecer y servir como antes, exponiendo por motivo alguna demostración ofensiva hecha por el ejército inglés, pero no se le atend.ó y hubo de retirarse á España. ¿Qué más? Cuando. retirándose el ejército á Castilla, volvamos á ocuparnos en ese estado que tan lisonjero hallaba Massena al escribir á Berthier desde Calórico, veremos cuán otro lo pintaba el mariscal mismo al tocar las dificultades que se le presentaban para llevar á cabo su proyecto de trasladar al Tajo la base de sus operaciones.

Entretanto, fueron ejecutadas sus órdenes de marcha del 6 ° cuerpo á Guarda, donde el 26 se establecía también el cuartel general del Príncipe. El 2.° cuerpo se presentaba en Belmonte, apoyado por el 8 ° entre Guarda y aquella población y esparciendo destacamentos hacia Fundão por todo el curso superior de. Zézere y la Sierra das Mezas, su divisoria con el Coa. Si alguna duda albergase Wellington sobre el plan de Massena, debió desvanecérsela el movimiento que veía emprender al ejército francés; y aun cuando el racionamiento de sus tropas y la llegada de nuevas fuerzas á su campo le aconsejaran no impedirlo en unos días,

pasados el 26, 27 y 28, en que los enemigos permaneeieron también inactivos en los puntos que acabamos de asignarles, el 29 se oia ya el cañón en todo aquel montuoso territorio. El ataque iba muy pensado, se conoce, y se ejecutó admirablemento.

Ataque de Guarda.

Las tropas ligeras y la caballería pasaron el Mondego para ocupar todos los pequeños pueblos próximos Freixeds, de donde echaron á los franceses mientras. tropas de Milicias se extendian en la misma dirección para cortar las comunicaciones de Almeida. Un pocomás tarde atacaban á Guarda la 3.º y la 6.º divisiones inglessa, con aquella misma ligera y dos regimientos de caballería, fuerzas que, dividiéndose en cinco distintas columnas al apoyo de las demás divisiones del ejército, asaltaron la ciudad y el castillo que, anteaquel aparato de fuerza, habían sido abandonados. «Si la paraccución, dice un historiador ingles, hubiera aido tan vigorosa como el ataque, no sabria decirse cómo el 2.º cuerpo habria podido reunirso á Massona.» Esta es la versión inglesa, porque los franceses la danmuy diferente, asegurando que Guarda, donde se hallaba la noche anterior el cuartel general, se encontraba bajo la vigilancia do muy poca fuerza y ésta mal distribuida. He aquí lo que contaba después el general Fririón, «La marcha del mariscal Ney dejaha á su sucesor una tarea de muy difícil ejecución. El jele de estado mayor general (Frimón) tuvo la felucidea de in á ver cómo había situado sus tropas el nuevo jefe del 6.º cuerpo (Loison) para impedir una tentativa del enemigo sobre Guarda. Salió antes de ser de día á verificar un reconocimiento hacia el Sud, y se vió sorprendido al no hahar en aquel punto más que un

batallón del 6.º cuerpo para cubrir la ciudad del lado por donde podría el enemigo presentarse. Por la derecha, observó un barranco dominado de una parte y otra en toda su longitud, y las casas que había en aquel barranco estaban ocupadas por la 1.ª brigada de la división Marchand. Sorprendido del peligro de semejante posición, el general Frimón dió al general Maucune, que la mandaba, la orden de trasladarse sin pérdida de momento al borde más elevado del barranco y de aproximarse á Guarda para llegar antes que el enemigo, que no debía estar ya lejos. Tomadas estas medidas, el jefe de estado mayor general se apresuró á volver á Guarda y dió cuenta al mariscal Massena de que muy probablemente no tardarían los ingleses en hacerse ver por las alturas próximas, pues que no había más que un batal.ón en punto en que debiera haberse situado por lo menos una división; que no había que perder un momento, sino hacer embridar los caballos y cargar los carros para estar inmediatamente preparados á todo. No so había equivocado el general Fririón Algunos húsares fueron á las once de la mañana anunciándonos que se distinguían los uniformes rojos. Apenas s. hubo tiempo de montar a caballo y hacer salir los equipajes de Guarda al camino de Sabugal La brigada del general Maucune escapó felizmente del peligro que la amenazaba de caer entera en manos de los ingleses y pudo llegar á Guarda para formar la retaguardia. No la persiguieron más que alganos tiradores enemigos > (1).



<sup>(1)</sup> Fririón, como Nápier, schaca á Wellington el que éste no secara el fruto que debía obiener de su ataque á Guarda Es yerdad que muchos de los historiadores de aquella cam-

Como se vé, los franceses do tenarda perteneciam al 6 ° cuerpo, no al 2. segun dice Nápier: y dice poco el general historia al manifestar que Nes depoba à su sucesor una tares por demás (mproba. No. lo que de o Ney fad un vacío que ninguno de aquellos generales entira llenar, y el tranca de Guarda fue à demostrarlo de una manera um elocuente como triste a Massena y à todo el ejército francés.

Es verdad, si, que el 2.º euerpe tuvo tambien que habérselas aquel dia con los ingleses, pero fue iejos de Guarda, al dirigirse à las posiciones que ocupaba Reynier entre Boliconte, Sortelha y Sabagai. Unos 800 caballos con criatro piezas de artillería atacaron à una de las divisiones francesas, situada entre las dos poblaciones últimamente nombradas, y hubiérale pasado

Gudard dice que va Guarda estuve para ser cegido Massena, y que pera impudir que le fuese su querida, se trime nacecario que la tropa se battese en les puertes de la población mientras la simus aquélia hacia ette preparativos y se metia.

on al socio.

patio hacen observar en el generalistano lagife una passimenta Impropia de la situación ventaposa en que se halló para acabar con el ejézolto francés al estimase éste à Espaita. ¡Qué tab seria para que Napier la puntera de manifestot van embargo, al que para se distingue por ses juicios sebre la excesiva prudencia de Wellington en la retirada de Massena, es hehépeler. Desde los primeros trances de squella jurnada ve a Wellington receiuso y hasta timide ante el ejército francés, más, de soguro, que por su fuerza, por los talentos y la experiencia de su jele el l'rincipe de Leshing. Emperando por mostrorle como aformado à un statema proconcebido cual el de no apurar ou deman a al ecem go y de no hacer nada que no estuviera ya calculado de taida de femor etempre que le pudiera provocar fi one gran batalia y por eco dico, no ce atrevió jamis à empren. der seción siguna ejecutiva y rápida. Entre otres dates que aduse el historiador slemán para prober ese, cuenta que un genoral dije al Lord, alin ataque pronto, y el enemigo londrà que shandoner ertillerie, begajes, etc. s; in respuesta fué. «perosutunens perderia en él gante con que cuanto tomas propio Cludad Rodrigo y Badajos »

mal su retaguardia sin la aparición en el campo de batalla de otra división, la 1.º de Reynier, que contuvo á los jinetes enemigos, quienes, sin embargo, no se retiraron sin Levarse 200 d 300 prisioneros. Con eso comprendió Massena que fracasaba su plan, y, después de lo acontecido en Guarda y Sortelha que obligó á llevar casi todo su ejército al valle del Coa, pareció decidirse por retirarse á Castilla y al resguardo de la plaza española de Ciudad Rodrigo. A tal punto llegó su convencimiento de la necesidad de abandonar aquel anterior proproyecto tan halagüeño á su amor propio, que, sobre-yecto. poniendose à él, confesaba à Berthier sincaramente cuanto le había ocultado en sus comunicaciones anteriores. Trasladamos integra la carta del 31 de aquel mes de marzo porque ella sola vala por cuantas explicáciones quisiéramos dar sobre una resolución, inesperada el día antes y tan opuesta al carácter de aquel hombre de hierro, halagado hasta entonces constante mente por la victoria.

Monseigueur, decía Circunstancias imperiosas que no debo ocultar más á Vuestra Alteza me han obligado á renunciar al proyecto de operar en Portugal. He hecho cuanto de mí dependía para retener el mayor tiempo posible al ejército fuera de España, tanto cuanto creía estar en el interés de Su Majestad, pero, no vacilo en decirlo, me he visto ejempre contrariado por los jefes de los cuerpos de ejército que han soliviantado á tal punto el espíritu de los oficiales y soldados, que sería pernicioso el mantenerlos en las posiciones actuales. Desde nuestra salida de Santarem se encargó de la reteguardía el mariscal duque de Elchingen, jefe del mejor y más fuerte de los tres

Томо 1х 26

cuerpos de ejército. Como ese cuerpo había estado constantemente en reserva, crei que era á quien debía fiar una operación que exigía vigor sumo. Apenas llegado á Pombal, el mariscal manifestó estensiblemente que era á espaldas de Salamanca, adonde debía. retirarse el ejército, y que, para hacer fácil la marcha retrógrada y más ráp.da también, debían destruírse todos los carros de la artilleria y los equipajes, opinión que se propagó al momento en aquel cuerpo y se hizo conocer de los demás que no tardaron en participar de ella. Debo decir á Vuestra Alteza que hay un gran abatimiento en el ejército de Portugal; que muchos de los regimientos que lo componen han servido en la expedición del mariscal duque de Dalmacia y en la del duque de Abrantes. Los oficiales se quejan, y yo lo repito también, se necesita un descanso de dos ó tres meses para que se rehaga el ejercito. Me he quedado solo, puedo decir, en el propósito de sostenerme en Portugal, y sin una voluntad bien decidida no nos hubiéramos mantenido aqui ni 15 días. Desde que hago la guerra, no he sufrido tanto, y' jamas he experimentado tan grandes contrariedades feliz yo si he podido satisfacer á las intenciones de Su Majestad.....»

¿Era ese el brillante estado que pintaba en la comunicación de días antes?

Pero no es éso todo; porque en otra del mismo dia de la precedente, después de manifestar à Berthier que en esas condiciones sería arriesgado esperar al enemigo para recibir una batalla ó para dársela, añade: «El merodeo, aunque organizado y que ha sido necesario permitir, no ha contribuído poco á que se relaje la disciplina que es de la mayor precisión que se restablezca».

Si á eso se añade, y no tiene nada de extraño, que el ejército se veía en los primeros días de abril reducido á unos 31 000 hombres, incluyendo en ese número los oficiales, se comprendera la imposibilidad por el momento de sostener la campaña ante un enemigo que, por el contrario, aumentaba en fuerza cada día. Se lo demostró á Massona, si aún no estaba penetrado completamente de lo mismo que escribía, la acción de Sabugal, en que se vió el 3 de abril atacado por las fuerzas de Wellington, empeñado en precipitarlo cuanto antes en la frontera española.

El combate de Sabugal es uno de los que no sufren Combatede examen bajo el punto de vista del arte militar. Sea por <sup>Sabugal</sup>, haberse verificado la marcha de los ingleses sin concierto alguno, extraviándose varios cuerpos, así por la ignorancia de sus jefes, como por lo obscuro de la noche, la n.ebla que cubria el terreno al hacerse de dia y la llavia que la sucedió, see por no haberse tomado las precauciones convenientes para dar unidad y orden á una maniobra en que tanto habían de influir ambas causas, lo cierto es que, al llegar las fuerzas de la división Erskine á los vados del Coa, ninguna de sus brigadas sabia por donde habían de atacar al enemigo. Este era el 2.º cuerpo que se trasladaba á Alfayates, donde ó en sus inmediaciones se encontraban el 6.º y el 8.º Reynier, á su vez, no podía distinguir á los altados que, envueltos en la mebla ú ocultos en los bosques que cubrian los más importantes accidentes del terreno, iban acercándose en demanda de los vados del Coa De modo que, á pesar de las combinaciones de Lord

an 4 FM n



Wellington, el choque iba á limitarse al ataque y defensa de una posición, esa sí, importante por cuanto amenazaba la línea de marcha de los franceses á Alfayates y, por parte de éstos, cubría los vados por donde los ingleses pasaban el Coa para, efectivamente, cortarla.

Una brigada de la división ligera (Erskine) fué la primera fuerza de los aliados que cruzó el Coa, inobservada por lo denso de la niebla á aquella hora (las nueve de la manana). Mandaha la brigada accidentalmento el coronel del 48.º de linea Beckwith, quien, después de una corta parada en la margen del río, lo cruzó y se adelantó luego al paso de carga á tomar la altura cubierta de bosque de que hemos hecho mención. Pero, no apoyada la brigada por la otra, que llevaba dirección distinta y no iba simultaneamente al staque. Beckwith fué rechazado y su regimiento y las compañías del 95.º, que también regía, hubieron de sufrir mucho de la artillería francesa que los cubrió de metralla. Nuevas fuerzas inglesas, llegando, aumque tarde, al Coa y pasándolo una división, la 3.º, 4 vado, y otra, la 5.1, por el puente de Sabugal, renovaron el combate; y después de mil peripecias, ataques á la bayoneta, cargas de caballería y tiroteo alternado desde las tapias y setos de las huertas y sembrados, los angle-portugueses quedaren dueñes de la ponción, pero cuando el 2.º cuerpo francés, al que también acudió por la parte de Rovina el 6.º, se alejaba del campo de batalla en el mayor orden. Amenazados de no podor rotirarse á tiempo el general Sarrut, que ocupaha la altura, y el general Soult, que la había despejado de enemigos con una brillante carga de caballería, abandonaron la posición que fué ocupada por el enemigo, cuyas columnas acudían de todas partes comprendiendo que allí era donda iba á decidirse el áxito de la jornada.

Fueron considerables las pérdidas en uno y otro campo; y, aun cuando no es fácil fijarlas con cifras de todo punto exactas por lo diverso de los datos deducidos de los partes que pudiérantos llamar oficiales, pueden calcularse en 300 ó 400 entre muertos y heridos por cada lado (1).

Aquel fué el último episodio de la retirada del ejército francés de Portugal cuando ya Massena había desistido de su empeño, ciertamente honrosci pero equivocado, de fingir, porque no otra cosa puede suponerse, que aún podía continuar su desgraciada campaña contra el ejército alíado y hundirlo, como se le exigia, en el fondo del Océano

 Lord Wellington señala sus bajas con un número redondo, el de 200, y la de Reynier con el de 1.000.

Fririón dice que las de los franceses fueron de 47 muertos y 208 heridos, un coronel muerto y dos heridos. Atribuye á los ingleses mayores pérdidas por haber estado expuestos largo tiempo á la metralia francesa y á nas cargas de la caballería

Schépeler, que a gue & Wellington en ese computo, consigna una anécdota en su concepto curiosa, algo diferente, sin embargo, de como la cuenta Nápier «Entre los prisioneros, dice, estaba el teniente coronel Waters. Montaha constantements un caballo muy fee, al que sus camaradas llamaban Biffer (amargo), de que se origizó el retruécano de Biffericeter (water, agus, agus amaigs, agus purgante). Waters contestaba con una eaugre fria imperturbable á todas essa bromas sobre su caballo, assgurando que animal tan fiel le prestaria stempre grandes acryleios. Los franceses dejaron à su pristunero tan miserable montura, y, no habiendo querido Watera dar su palabra de honor, le lievaron à Ciudad Rodrigo algunos gendarmes. En el camino, pide permiso para estisfacer una necesidad, y los gendarmes echan también pie à tierra. El prisionero ve que puede aprovechar aquella circunstancia, se lansa, aun sin vertires. A su caballo y huye como un relampago. La rapides de su jaco le permite pasar feliamente al lado de una

Errores había cometido Massena en su última yernada, la de la invasión de Portugal, pero, un contar los que no rueden manos de atribuirsele, y no pocos de ellos deb.dos á circumstancos difíciles de prever v de evitar, one le fueron algunes impuestes por quien. hallándene muy lajos, no podía corregirlos? Acusóse á Massena de haber dado la batalla de Bussaco, y no sinrazón, puesto que al segundo dia flanqueo am obstácule la merza y se apoderaba de Combra, pere cómo se puede sostener que debié sausfacerse con la conquista. de aquella ciudad y no proseguir su marcha & Lisbon? Y entonces ¿cómo precipitar en el maral ejército inglés? So le criticó tambien por no habor atraido à Wellingten en Torres-Velras á una gran patalla. "Fácil era que el generalizimo ingles dejaso sus saban é mexpugnables fertificaciones para mediane con el ejército más maniobrero y el goneral más experto que tenja el emperador Napoleón en Españal (1).

columna perque Waters ronocia perfectamente el terreno.» Tembién dice que entonces caveran en poder de los ingleses lo acémilas con los aquipajes de Junot, en que ifun muchas alhajas de intesias y de particularse. Un adereso de topacion, que el guerral destina la fila Emperatria, fué à parar à manos de an guerrillero, y se rifé à beneficio de la provincia de Burgos. ¡Qué diferencia entre el general francés y el guerrillero españaji.

<sup>()</sup> En un folicto que con el título de «Campaña de Portugal en 1810 y 1811» se publicó en Londres (no non figura que por el general formatin y traduja después el brigadier Cababes un decis al ánai «La prudencia le prohibía (à Wellington' batirto con Massona ca la fuerto pou ción que éve había tomado en Santarom, conocía la situación difíci un que el assemigo se hallaba, podía calcular con diferencia de un dia la época en que éste debia returarse para no perecer del testo, seb a que de la conservación de se exército, el único que podía luchar rentra los franceses en la pezituenta, dependia la suerte de este vasto territorio. La politica, no mence que la flantrepia, probibian una efucian de cangre in tital cuando se unha con certam que la diación de peces dias producirio los mismos resultados »

B HI B TA

¿Y lo de esperar en el Tajo al mariscal Soult? Demasiado sabía Massena que no debía albergar confianza en que le ayudara en su empresa muguno de sus colegas, los mariscales que operaban en la Península, y del duque de Dalmacia menos que de otro alguno. En cuanto á lo de haberse acogido á Coimbra en su retirada, bastante hemos dicho para que se comprenda que ese era su pensamiento y que no fué suya la culpa de que no se llevara á feliz y completa ejecución.

Pero, después de todo, quien principalmente la tenía era el mismo Napoleón que después dirigía esos cargos á Massena en su conferencia con el general Foy cuando, poco antes de terminar la retitada, lo volvió á enviar para que explicara al Emperador las causas de aquel triste pero obligado movimiento ¿Es que la guerra de España no merecía la presencia de tan insigne capitán al frente de las tropas después de cerca de tres años que su hermano y sus generales llevaban de tan cacareadas victorias que en realidad valían lo que otros tantos reveses ó fracasos por lo menos? Y si por atender en París á las mil dificultades de un gobierno, fundado principalmente en la fuerza y la gloria con ella adquirida, ó preparar el brillante enlace que tan distraido le tuvo aquel año de 1810 hasta el nacimiento de un nuevo Rey de Roma que colmaría su orgullo y la satisfacción de verse reproducido y dar mayor seguridad y solidez á su flamante dinastía, creía debor confiar á otros una jornada que acaso fuera la decisiva de lucha tan prolongada, tenaz y comprometida para sus armas, apor qué escaseó á su teniente en Portugal los recursos y refuerzos que bien se veía que iba á necesitar desde el momento en que avistó las líneas de Torres-Vedras? Sus órdenes, cuando eran obedecidas, lo eran á medias ó por quienes, como su
hermano, Kellermann, Bessieres y otros hacian bastante con poderse mantener en sus gobiernos respectivos. Los refuerzos que enviaba desde el interior de
Francia y de Bayona eran de escasa fuerza para obratan magna ó tardíos, quedando detenidos en España,
ya para desmembrarse en persecuciones de fantasmas,
intangibles como Mina y los heróicos guerrilleros castellanos apostados en el camino de Portugal, ya para
rechazar las acometidas de los astures y gallegos que
desde sus fronteras andaban espiando la ocasión de
vengar la anterior ocupación de sus provincias.

Pero, además, ¿qué hizo Massena que no le fuera mandado por el Emperador, su soberano, tan cuidadoso de la ejecución de los menoros detalles como de las más grandes concepciones de su incomparable talento? «Massena, ha dicho un gran pensador, no era Napoleón, y, al enviarle á Portugal, no creia éste, de seguro, que se enviaba á si mismo», y Massena fué el primero de tantos como le decian que sólo él sería capas de llevar á feliz término aquella guerra.

Por que no lo hizo, ya lo hemos indicado varias veces y no es cosa de repetirlo.

No lo es tampoco, después de cuanto hemos ido exponiendo al compás de las operaciones de los beligarantes en la campaña de Portugal, tan escarmentada como las dos anteriores, de que nos detengamos todavía más en poner de manificato las causas de aquel último descalabro en que los talentos innegables y la consumada experiencia del Hijo mimado de la Victoria no lograron prevalecer sobre los talentos también del

Iron Duke, su inacabable sangre fría y su inmensa prudencia militar. Nos hace falta tiempo para desentranar una de esas causas á que acabamos de aludir, la de los estorbos que pusieron los españoles para que Massona se viese ayudado eficazmente por sus compañeros de armas desde las vastas regiones de las dos Custidas que dejó á sus espaldas.

Ha dicho un escritor alemán, al servicio entonces de Inglaterra: «Sin la España, situada á vanguar-de os españod.a, libre y aun semejante al caos, Wellington no hu-guardia de biera vencido en Portugal, y así se hace necesario des-Massena. cribir la pequeña guerra, más difícil, frecuentemente más destructiva, que tuvo lugar á espaldas de aquellos dos grandes ejércitos.» Tan necesaria es la descripción de la lucha entablada por nuestros compatriotas en Castilla desde que, rendida Ciudad-Rodrigo, penetró en Portugal el ejército francés, que con ella tan solo puede llegarse á comprender la razón, entre otras, del fracaso de tan formidable armamento. Hay detalles en la guerra que, sumados y á veces por la sola eficacia de uno solo, contribuyen poderosamente á un resultado que, mirados y aun sujetos aisladamente á examen, parece no debiera reconocer otro agente que el de la acción grandiosa y uniforme en que aisladamente interviene. Hemos explicado, y se nos figura que no sin éxito, la influencia que ejercían en la guerra de la Independencia las guerrillas, sobre todo cuando apoyaban sus operaciones en núcleos más ó menos numerosos que impidieran el frace onamiento y dispersión de los que necesitaban conservar los franceses para hacer efectiva y provechosa la ocupación del país Y nunca acaso prestaron mayores servicios que al mantener

interceptadas las comunicaciones del ejército francés de Portugal con las tropas que había dejado en Castilla y con la Francia, por consiguiente, y con su Emperador, de quien habrían de emanar miciativas, instrucciones y la fuerza necesarias para proporcionar a aquél la victoria Massena hubiera podido llevar fuerza superior á la que tales circunstancias le permitieron conducir 4 Portugal, y, libres sus comunicaciones, en completa seguridad los convoyes que hubieran de hacerle llegar refuerzos, víveres y municiones, su acción habría sido todo lo desembarazada, enérgica y decisiva, propia de su carácter emprendedor y resuelto. No se hable de las bajas que causarían los servicios extraordinarios á que obligaba la falta de esse condiciones undispensables para ejercitar con fortuna tal acción, y las que causaría en España el no menor de guarniciones y destacamentos para la seguridad de los puntos de etapa y la escolta de los convoyes y y correce, bajas que, sumadas con las que sufnó aquel ejército, dan una cifra enorme (1).

Los de don Julián Sánches.

Al entrar Massena en Portugal con cuantas tropas tenía á la mano ó pudo allegar de las que ocupaban la región castellana del Duero, las partidas y guerrillas que campeaban por ella tuvieron por el prento algún respiro y mayor facilidad para ejercitar su sistema especial de guerra en aquellos primeros momentos en que habían quedado diezmadas y desorganizadas las

<sup>(1)</sup> Pueden estas últimas calcularse por el importante dato de que en los hospitales de Madrid murieron de enero de 1809 á julio de 1810, unos 24.000 franceses, asliendo, además, para Francia sobre 5.000 inválidos. El término medio de la mortalidad diaria en todos no hospitales fué de 285 á 430.

fuerzas enemigas puestas á su alcanco. Al abrigo, también, de una brigada, la de D. Carlos España, que se destacó del ejército de Extremadura a la derecha del Tajo, y del, aunque escaso en número, liamado ejército de Galicia cubriendo una parte considerable de la divisoria pirenáica, D. Julián Sanchez y Porlier, cada uno por su lado, el correspondiente á aquellas regiones limitrofes de la del Duero, no daban punto de respiro á los franceses que la guarnecían. Era el primero quien más podía ofender á los franceses dejados en Castilla para mantener las comunicaciones con Massena y abastecer y resguardar las recién conquistadas fortalezas de Ciudad Rodrigo y Almeida Situado en octubre de 1810 junto al Tormes, cortó la comunicación de la primera de aquellas plazas con Avila, esto es, con Madrid y el ejército francés del Centro que regía el Intruso. A fines de aquel mismo mes y principios del siguiente, escarmentó rudamente en Fuenterroble y San Muñoz á los nusares y dragones destinados á vigilarle y perseguirle. A sus órdenes, é por lo menos siguiendo sus huellas y consejos, combatían Aguilar y Ganidos, dos guerrilleros, también castellance, que acosaban incesantemente con los jinetes de su mando á los franceses, cuando no les cogían, en combinación con D. José Martín, segundo de D. Julián, algún convoy, como lo hicieron el 3 de febrero de 1811 en Tamames después de haber derrotado á los que lo escoltaban (1). Aquel importante

<sup>.</sup> De este Aguiar (Lorenzo) exista una noticia curiosima en los papeles del general Mahy. Es una declaración que se le exigió al precentar en la Puebla de Sanabria al general Taboada una correspondencia cogida á los franceses. Elce así

hecho de armas y la prime, su consecue cia inmediata, de 200 mente cargades de viverse con destino à Carlad Rodrige, provenerse, una batela de los francism nobro Don Ju san y um cama adas que, si no tuvo les proporciones de la de Rei le en Navarra, puno en gravo apuesto à nuestre hàbil y valurose compatriota. Huemo una compine du de fuerzas francisma dasde Ciudad Rodrigo, Avile y Talavera, con las que se esperó atrapar à D. Junian en la storra de Gredos é en la de Bejaz y Peña de Francia, pero, si no hubiera aparecido por

«Con se llama Lorenzo Aguilar, que su natural, de Corrales do Zamora en Casti la la Vieja, que los motivos que ha tentido. pura parenege tr à los ouem gue nan et le que ha territe survido. À 8 Mi unada afica en el R. i C. de dis Guard i da Inf. a Española, y siendo prisionero an Cascanto on el Reyno de Avagón, mlugé du el co, y regresando à su pais, au propuso formar una l'article de Guerrilla de Caballeria, que consiguié hacerlo harta el n'impro de elseuenta humbres mentados y armados. con los que el día 18 de este presente mas (Jun. 1810) pené á Value Losa, en donde ancontré tress'ta y quasco Pranomes de Inf.", on que meterun son en comand " eta de jar ampune, q.", al des atgateure (P. m en canco con on Coronel, dus Ofritales, ng Liberto y 6 Insegon-o & ins. nanolisationes do lan Camerian de Liamina en si Munia dei Mospital cerca, de Calsada, è los gue igualquate matarum, que el die 30, del moque Mus me balso. con fi first for a que conductan un enfion de a quatro dende Tree & valuemence entre Ture v la casa del Pulcmas & los que del mismo moto mato, desando el sefica clatado, y enterrado en el miemo param con dia caças do la erra de Bronce, degut dements of he are y non earre. Hacimen y Caluada wolked & meen rarm can along min from ty un t-dem), que conductan ol Correo deeds, Zamera & Salamanea. y que habiende tentde con elles un large tiruire, y eccaramous, constguié, renescion r deguliarios ets. Cepar megrano, recuprendo la maieta con toda. la correspondencia que contenta, y sabiendo que se hallaba un tieneral español en la l'urbia de banabera, pass à sutregàresta con dh." correspondencia, y darle parto de la que lleva refortido, como con efecto lo verificó en este día (26), y á las paste de la mada ap del prempañado de des redunt " destadus de su l'artida, à quienes se les pregunté le misme, y dijerum era cierio connto detia expressido el referido Aguicar o

Agullar 'ué hecho pristonoro poco éception y na la refuvo ou Vaitadol d'esparando que afraceta à los de en partida, y, negándom ellos á entregarse, fué ejecutado.

entonces el general La Houssaye á lo largo del Tajo, mal lo hubiera pasado el coronel Foulon cerca de Coria, donde el guerrillero español se proponía atacarle. La Houssaye iba desde Madrid con 2.500 hombres en bueca de noticias de Massena; y teniendo que cruzar el terreno precisamente en que operaba Don Julián, éste hubo de retirarse á la frontera de Portugal para observar bien sus movimientos. Y como no tenía otra cosa que hacer ni á qué dedicar su incansable actividad más que á, vengando la injuria inferida á su familia, sacrificar enemigos en aras de la patria, era raro el día en que en un punto ó en otro no consiguiese la satisfacción de los sentimientos que le ha-Lían echado al campo (1).

Todo aquel país se hallaba en completa conflagración y el general francés Serás, á quien estaba enco guerrilleros mendada su ocupación, no se bastaba para mantenerlo libre de las excursiones de los patriolas españoles.

en el Duero.

Hay despachos, pero muchos, entre los papeles de aquel celosisimo general, en que se detalian las guarniciones de todos los puntos ocupados por los franceses, con lo que los guerrilleros que pululaban en la falda pirenáica de Astorga á León Palencia y Burgos, podían con todo conocimiento asaltar pueblos, convoyes y partidas de los imperiales en sus mani-

obras y marchas,

<sup>(1)</sup> El general Mahy tenía establecido en los límites del distrito de su mando y aun en el centro de las operaciones del enemigo un servicio de vigilancia y espionaje con que se enteraba de todo cuanto sucedía en su derredor. Con citar los nombres de los que él l'amaba oficiales exploradores se puede perfectamente comprender que no carecía de noticia alguna interesante, D. Santiago Unión Valle, D. Jusé Rey, D. Benito Trillo, D. Domingo Miñambres, D. Matheo Dominguez, Don Rodrigo Arjona, D. Gabriel Huerga, D. Francisco Antonio Pérez, D. Manuel Uria y Llano, J. M. P. y Juan de la Cruz Garcia, escribano de Astorga, eran los más asiduos corresponsales de Mahy, los cuales, á su vez, tenian á su lado y entre los enemigos, confidentes y espías que les daban partes y avisos de cuanto hacía el enemigo.

Estos llegaban á veces á las puertas de Astorga, de León y Zamora persiguiendo á los destacamentos franceses dedicados al merodeo y á mantener las comunicaciones entre aquellas ciudados. Y si el establecimiento de parte del ejército de Galicia consentía las salidas de aquel reino sobre el territorio á que nos estames refiriendo, haciéndolas fructuosas y con no pocaimpunidad hacia Palencia, Valladolid, y hasta Ávila y la cordillera en que tiene asiento, aumentaban los guerrilleros con la exasperación de los pueblos por el despotismo, las exacciones escandalesas y les inaudites stropellos de Kellermann, a quien tuvo, por fin, que llamar Napoleón á Francia, Principe, Saornil, Aguilar, Fornel, Padilla, Cerezo, Oliveros y otros no dabun allí punto de reposo á los franceses. Los pueblos de Petiafiel, Tordenllas, Frómista y Sahagrin vieron a nuestros partidarios scharse con más ó menos fortuna. sobre los convoyes, y en Palencia y Valladolid no lograron los imperiales evitar que fueran hechos prisioneros algunos de sus oficiales en sus propios paseos. Y esto, mandando ya alli Drouet; que, al marchar éste á Portugal á reforzar al ejército de Massena, nuestros patriotas quedaron así como dueños de las comercas de Castilla la Vieja, recrudeciendo sus represalias é proporción de las tropellas que no casaban de cometer sus enemigos, mayores también á proporción de la distancia á que se ponían sus jefes

Los del Lo que en el Duero, sucedia en la región del Ebro que cruza el camino de Bayona al centro de la Península y á Portugal, donde se hallaba, como hemos vie to, concentrada la acción de los imperiales en aquellos días. Por más que ese camino se hallara siempre á

11.8 45 45 - 75

cubierto, al parecer, de todo atropello á los franceses con el paso de las divisiones de Drouet y Cafarelli, así como de las que incesantemente y según apremiaba Massena con sus reclamaciones de oficio por el vehículo de Foy ó de alguno de sus ayudantes de campo, se dirigían de París y Burdoos á Irún, ó de Navarra, ocupada, como dijimos, aunque temporalmente, con las fuerzas que Reylle ded.có á la persecución de Mina, ni esas fuerzas, tan numerosas, ni las que algo más tarde llevaron Bessiéres, Dumonceau y otros generales franceses lograron mantener despetada toda aquella zona. Eso que, además de las fortificaciones que proseguían en Burgos, las .evantaban también en Logrofio, Briviesca, Monasterio y Pancorvo, y establecían depósitos allí y en otros puntos del transito, así para los víveres que sacaban del país como para los enfermos, heridos y rezagados que era necesario librar de las garras de nuestros partidarios. A pesar de todo eso, Longa, tan perseguido por Dumonceau, Amor, Campillo, Cuevillas, el cura Merino, el canónigo Salazar, Tapia, Padilla y más aun, entre ellos alguna amazona vescongada, tenían invadido todo aquel país, ya peleando, según su más constante anhelo, aislados y, como vulgarmente se dice, campando por su respeto, ya reuniéndose algunes para dar un gran gelpe al enemige. A principios de diciembre de 1810, por ejemplo, se hallaban en el valle de la Tobalina, entre Villarcayo y Frias, Longa, Mina, Amor y otros con hombres en número de unos 6.000, esperando, sin duda, caer sobre les franceses que fueran á cruzar les montes Obarenes desde Miranda ó Puente Larrá Con eso y después con la noticia del desastre de Massena en Portugal, había gran pánico entre los comprometidos por la causa del Intruso en toda aquella tierra, pronunciándose una emigración bastante considerable entre la gente que se sentía con fuerza y recursos para arrostrarla. Para atajarla, sin duda, é inspirar alguna con fianza entre los afrancosados, extremó Bossiéres sus violencias con los leales defensores de la independencia española. Todo inútil, á sus atropellos contestaban nuestros guerrilleres con las represalias más duras, muchas veces sin parar mientes en que, por grande que fuera el patriotismo de los pueblos en que á veces se ejercían violencias injustificadas por vía de venganza, habrían estas de enfriar su entusiasmo por la causa nacional (1).

El cura Merino,

Mezclados á veces con los que campeaban en esa línea de operaciones de los franceses, la más frecuentada por serlo también de comunicación de la frontera con Madrid y la raya de Portugal, en que se estaba puede decirse que decidiendo la suerte de la campaña, recorrían las altas tierras que separan las cuencas del Duero y el Ebro, las sierras de Burgos, Montes de Oca

<sup>(1)</sup> Tenemos à la vista una correspondencia entre el gene rai Mahy y Longa en que este partidario, con ser de los de indole más humana y generosa, apenas el logra templar el diagusto que produjeron en aquel a autoridad las demasias de los que componían la entonese poco numerosa partida del herrero vascengado que, pocos años después, habría de ejercer los cargos militares más elevados de nuestro país con aplaces general.

Aun con tan escasos medios, pues que entonces no contaba. Longa más que con 100 infantes y 70 junctes, copó el 20 de actubre en la Peña de Orduña un convoy de 10.000 parce de sapatos, 4 000 vestuarios completos, muchas armas, una silla de montar riquisima del general Bonnet y 2 millones y medio de reales, escoitado todo por 400 franceses de los que sólo 14 lograron salvarse.

y de la Demanda, que constituyen la que generalmente se llama Cordillera Ibérica, otras partidas, y de esas, las que más fama alcanzaron deede su levantamiento en 1808, fueron la del cura Merino y la del Empecinado. Este poleaba casi siempre en las provincias de Sona, Guadalajara y Cuenca, atento á cuanto pasaba en derredor de la corte del Intruso, por lo que habremos de ocuparnos de sus correrías en otra parte, ya inmediata, de esta obra. No así el famoso cura de Villoviado que encontró en los campos vecinos á aquélla su residencia anterior y en las sierras acabadas de citar amplio teatro para sus hazañas, increíbies á veces si no estuviesen plenamente testimoniadas.

Dejamosle á fines de 1809 reuniendo gente que sus protectores de Burgos le proveían de caballos, armas y municiones. De organización adelantaba, si algo, tan poco, que muchos de sus subordinados, los estudiantes particularmente, de que él hacía sumo aprecio, hasta intentaron abandonarie para trasladarse á los ejércitos de operaciones. La longanimidad del cura llegó á comisionar á algunos de ellos con el pretexto de entregar en Sevilla un oficial francés prisionero, á quien se dió en la partida una importancia excepcional que la Junta Central no reconoció después en él. Pero las consecuencias de la batalla de Ocaña y luego las de la rápida invasión de los enemigos en Andalucía, hicieron á los emisarios de Merino volver á su campo de Burgos. convencidos de que en él hallarían más alientos que en aqualos ejércitos, tan ejecutivamente derrotados, y ocasiones mejores de servir á su patria (1).

Томо тк

 $^{27}$ 





<sup>(1)</sup> Es curiosisima la narración que de aquella jornada á Sevilla hace el Sr. Santillán que tomó parte en ella. Alargaría,

Por aquel tiempo se había creado una Junta que el marqués de Barrioluçio se decidió á proteger con la fuerza de un batallón y dos escuadrones que levantó en la provincia; Junta que, desanimada por el desorden y la discordia de que adolecían las demás partidas, hubo al fin de abandonar para ofrecer sus servicios en el ejército de Valoncia. Tales fueron, con todo, las reflexiones que le hicieron sus oficiales á Merino que, aun cuando con la mayor repugnancia, acogió á la Junta en Salas de los Infantes, pero sin ocuparse mucho tiempo de su seguridad en los distintos lugares en que hubo de buscar refugio. Lo que le preocupaba más era. la organización de sus infantes, que ya eran 500, puesto que con los 400 ó más caballos de la partida sabía. él manejarse para no dejar en paz á los franceses un momento y cludir, sobre todo, sus ataques y persecuciones. Pero tuvo la fortuna antonces de que se incorporara á su fuerza la del gigantesco clérigo D. Juan Tapia que, aun cuando escasa, pues que sólo se componía de unos 50 peones y 30 junetes, influiría sobremanera en las operaciones de la guerrilla per las excopcionales condiciones de su jefe que, desde su llegada, tomó el mando de la infantería.

Acelén de Almasán

La acción de Almazán el 10 de julio de 1810 hubiera así dado un gran fruto, disputada, como fué, por la fuerza do ambos jolos y la de un batallón y un es cuadrón, creados por la junta de Soria, que se le unisron, si Merino como Tapia se mostraran más duchos en materia de estratagemas independientes del conoci-

sin embargo, este trabajo y no la coplamos de tan interesante manuscrito, con lo que tendremos espacio para etros relatos suyos que enclerran mayor interés militar.

miento del terreno. El jefe francés, metido con una fuerte columna, sobre 1.200 hombres, en el arrabal de Almazán, hostilizado de todas partes, con la amenaza de ver cortada su línea de retirada por la caballería de Merino, y muerta, puede decirse, de sed su tropa, apeló al recurso de fingir una rendición que, cándidamente creida por los nuestros, les movió á confundires con los franceses hasta que, satisfechos éstos de agua, pudieron reponerse, sorprender y aun lleverse algunos prizioneros que el general Dorsenne hizo fuzilar colgando después sus cadáveres en Burgos (1) La venganza de esta nueva barbaridad del general francés, ejecutada, se dice, desoyendo los ruegos de los oficiales que por tal ardid habían hecho los pristoneros, fué, como es de auponer, tan terrible como inmediata, venganza fácil. porque, según los cálculos del cromista, de quien estamos sacando estos datos, para cada uno de los guerrilleros de Merino que caía en poder de los franceses.

Aquel fué día de impresiones para el imperturbable Merino. Presentosele un hermano que hacía muchos años creis
muerto. Antonio Merino, famoso contrabandista, conocido por
el Malagueso y fugado á América, había tenido allí noticias de
las hazañas de su hermano: y en el deseo de ofrecerle su ayuda, regresó á hapaña, presentándose en la madrugada, precisamente, del día en que tuvo lugar la acción de Almasán,
pero con tan mela fortuna que dos horas después caía muerto
por las belas francesas. No parcoló sentirlo el cura Morino,
presintiendo tal ves que el Malagueso la habria servido de
estorbo más que de ayuda en su campaña.

<sup>(1) «</sup>Por largo rato cuenta Santillán, que fué alli herido, estuvieros confundidos muchos soldados nuestros con los enemigos, habiando é más bien entendiéndose por señas é ademanes como amigos, y aun algunos de nuestros oficiales entraron en el arrabal á preguntar á los franceses si en efecto se rendían. (Los franceses habían presentado un pañoslo bianto). La contestación de éstos no fué muy satisfactoria, dejando conocer que lo que querían era descansar y reponerse. Uno de sus oficiales hegó ya á decir que ellos creian que áramos nosotros los que nos rendíamos, »

calan 200 de éstos en el del inexorable cura. Cogidos unos 80 en las acciones siguientes de Madrigal del Monta y Quintanapella, fueron llevados á las puertas de Burgos en que Dorsenne pudo compreuder adonde le llevarían sus contraproducentes severidades. Ni se limitaron á esos los éxitos obtenidos por las gentes de Mormo quienes, poco después, cortaban un gran convoy, cuyos diez últimos carros iban cargados de pólvora que, oculta luego y muy vigilada y defendida, abasteció por mucho tiempo á la guerrilla y aun bastó para proveer á otras de elemento tan necesario para la guerra (1).

Al comenzar el año de 1811 había aflojado mucho en aquel territorio la furia de la poco antes diaria y encarnizada lucha entre los franceses de Burgos y los guerrilleros de las sierras inmediatas. Los imperiales descuidaban tolla otra atención que la de allegar á la frontera de Portugal los refuerzos con tal instancia solicitados por Massena, y se atenían en todo el trayecto á mantener la comunicación con el inclito mariscal asegurando sus posiciones y los puntos fortificados con presidios suficientes, aunque no sobrados para distraer una parte de ellos con expediciones ni siquiera algaras contra las guerrillas. La de Merino pudo así dedicar algón tiempo á la instrucción militar, y su jefe á establecer depósitos de armas, vestuario y equipo en pun-

<sup>(1)</sup> Esto sucedía el 20 de octubro de 1810 y el 24 caian en poder de Merino 2 000 fanegas de trigo y lo que valía más, 40 carros de plome en barras que con la pólvora constituyeron la presa más descada y apreciable para unas gentes cuya mayor debilidad consistía en su falta de municiones. Acaso más que en la estratagema de los franceses en Almazán consistió en esa falta el fracaso de aquella acción en que se esperaba no quedaría libre uno solo de ellos.

e a incention

tos de la sierra que ofrectesen alguna seguridad. Ya quiso, más por consejo de un D. Bonifacio Cortés, que se le había enviado con oficios de Asesor, que por deseo propio y espontánea resolución, fundir en la suya las varias guerrillas de Príncipe, Abril, Saornil y Tenderin que recorrian también aquel país ú otros próximos, celebrando con ellos un convenio que no produjo resultado alguno beneficioso (1). Tan desconfiado quedó Merino de la sinceridad de tal concordia que, al retirarse á su campo y viendo que lo había abandonado Tapia, sospechó de una maniobra exigida por la necesidad de racionarse, tomándola por traición, muy agena del leal cura de Astudillo que, libre del arresto impuéstole por su jefe, se volvió á su antiguo teatro de operaciones, donde á los pocos días peleaba á la cabeza de un batallón de infantería y algunos caballos.

Mermo, sin embargo, ayudado por algún oficial de infantería que se le envió dol ejército de Extremadura, y de los de caballería con Santillán, por supuesto, ayudante siempre de los húsares de Burgos, que se

«A pesar, añade, de nuestra persecución, la partida de Príncipe llegó à reunir unos quimentos caballos que causaban π enos daño á los franceses que á los pueblos».

· · · · Google

<sup>(</sup>i) Decia de ellos Santillán. «Andaban por las provincias de Segovia y Valladolid y se nos entraban frecuentemente en la de Eurgos, varias partidas de guerrillas, entre las cuales se distinguía por su numerosa fuerza de cabalteria la llamada de Borbón, porque se había formado de soldados desertores de este cuerpo al mando del cabo D. N. Principe su conducta era fatal para el país y para nosotros mismos, porque se había convertido en un asilo para nuestros desertores estimulados por la licencia que allí se les permitia. Por esta razón los perseguiamos nosotros, con tanto ó más ardor que á los franceses y sun llegamos en una ocasión á desarmarles ciento y cincuenta hombres que sorprendimos en Sepúlvedas.

empenó en instructos por los principios de la antigua táctica de Ricardos, Merino, ropotimos, continuó la campaña, siendo el terror de los franceses que, por su lado, no tardarían en renovar sus anteriores violencias sobre aquellos pueblos y sus legitimas autoridades.

Nouvacreación de Distritos milita

Por aquel tiempo se puso en ejecucion al decreto expedido en 16 de diciembre de 1810 por nuestro Ministerio de la Guerra creando una división territorial. nueva para los ejércitos de operaciones, comprendien do en ella, así las provincias libres como las ocupadas da los franceses. «Siguiendo, decia aquella disposición, al orden de levante por el sur à poniente en la circunferencia de la España se donominarán los referidos 6 exércitos, primero, el de Cataluña, argundo, el de Aragon y Valencia, tercero, el de Murcia, quarto, el de la Isla y Cadiz, quinto, el de Extremadura y Castilla; y sexto, el de Galicia y Asturias. —La comprehenmón, añadía, del primero será todo el Principado de Cataluna.—La del segundo el reyno de Aragon y el de Valencia, excluyendo de éste las gobernaciones de Alicante y Orihuela, la parte de ambas Castillas que se encierra entre las orillas derechas del Ebro y del Tajo y el partido de Cuenca hasta encontrar el camino real de Aranjuez á Albacete.—La del tercero, el reyno de Murcia, el de Granada y Jaen; toda la parte de Castilla y Mancha desde el camino real de Aranjuez 4 Andalucia hasta el camino real de diche sitio de Aranjues á Albacete, incluyendo los pueblos que se hallan sobre éste, y las gobernaciones de Alicante y Orihuela. -La del quarto, el reyno de Sevilla, comprehendiéndosa la Isla y Cadiz, campo de Gibraltar, condado de Niebla, y dependencias de ambos.—La del quinto, la

Extremadura, el reyno de Córdoba, la parte de la Mancha á la derecha de indicado camino real de Aranjuez á Andalucía, comprehendidos los pueblos que se hallan sobre él, el partido de Toledo, el de Ciudad Rodrigo y toda la porción de Castilla a la orilla izquierda del Duero -- La del sexto, Galicia, Asturias, León, y la parte de Castida a la derecha del Duero. Por manera así concluía el decreto, que encerrandose en estos seis distritos todo el ámbito de la Península, estarán baxo el mando del respectivo general en gefe todas las divisiones, cuerpos sueltos y part.das de guerrilla que paya en cada uno; se metodizará el modo de bacer la guerra con más utilidad, se auxiliarán opertunamente según las urgencias y recursos las relaciones con el gobierno serán precisamente inmediatas y exactas, y se lograra verificar el alistamiento en la forma que corresponde» (1).

No queremos entrar en el examen y juicio de tan desacertada división territorial que afortunadamente no habían de respetar los generales en sus operaciones militares, políticas ni administrativas. No sobra el espacio para una discusión geográfico-militar que habría de ser larga y, por ende, enojosa para nuestros lectores; y sólo haremos notar que en la tal división no se tomaban en cuenta Navarra, las Provincias Vascongadas y la de Santander, tan importante que, poco después, era asiento y cabecera del 7.º ejército, creado en 20 de febrero siguiente para subsanar, sin duda, error tan craso.

Precisamento en el inmediato distrito del 6 º ejér-

Renovales.

Google

OF F ARVAN I ZIN

<sup>(1)</sup> Gaccia de la Regencia del sábado 26 de enero de 1811

cito tuvo lugar un choque, pudiera decires de autoridades, que entonces metió mucho ruido é influyó en la marcha de las operaciones que nuestras tropas ejecutaban en Asturias y en la región toda vigilada desdelas márgenes del Duero y del Esla en que se apoyaba la derecha francesa para cubrir desde Castilla al ejército de Massena en sus operaciones, primero, y en su retirade, luego, de Portugal.

Dejamos á Renovales cuando, temiendo la destrucción de los valles navarros que se abren desde el Pirineo al río Aragón en su margen derecha, los del Roncal. Hecho y Ansó, en que los franceses tenían puestas sus miras, se retiró à los inmediatos aragoneses donde Perena, Baget y Pedrosa andaban á las manos con el francés Habert, tan cruel como codicioso. De allí, y viendo que no era aquel teatro propio para sua operaciones, se trasladó á Valencia y Cadiz, donde esperabaobtener destino más conforme con sus instintos, si no talentos, militares En Cádiz, con efecto, obtuvo de la Regencia la misión de un desembarco en la costa de Santander para con las fuerzas terrestres que llevara levantar aquel país y el inmodato vascongado que, según hemos visto por el número de las guerrillas que se alzaban, era de esperar se convirtiera en foco de insurrección temible para los franceses, como encendido en el camino de sus comunicaciones con el resto de la Península.

Su expedi-

Puesto en la Coruña, y de acuerdo con Mahy, que ción 4 Santo-habría de darle la fuerza y los transportes necesarios para su embarque, así como con el comodoro Menda, que iba á servirle de escolta, salía. Renovales el 14 de octubre con 1,200 españoles y 800 ingleses en varios

a Zie Tie v

barcos de carga, una fragata española. La Magdalena, el bergantin *Palomo*, otros buques menores de nuestra nación y cuatro fragatas de la marina real británica (1). El 16 avistaba la escuadra á Gijón, adonde acudía Porlier por tierra con la esperanza de sorprender á unos 700 franceses que guarnecían aquel puerto. Pero no pudiendo los de Ronovales desembarcar hasta el 18 por lo agitado del mar, los franceses habían logrado retirarse, aunque con alguna pérdida, en dirección á Oviedo. Bonnet, al tener noticia de aquel suceso, juntó 2.500 hombres de los que se hallaban en los cantones más inmediatos á la capital y, reunrendose á los fugitivos, volvió á ocupar Gijón, no sin que, antes de reembarcarse, recogiesen los españoles y trasladaran á sus buques un material bastante considerable de velas, cuerdas y otros objetos útiles que habían hallado allí.

El 23 anclaron en la bahía de Santoña; pero con la desgracia de que, siguiendo alborotado el mar, no pudo Renovales tomar tierra hasta el 28, y, al hacerlo, vió un gran número de enemigos que el general Cafarelli, aprovechando aquel tiempo, había logrado reunir en la inmediata población de Laredo. Con eso, y sin esperanza de recibir auxilio alguno de los barcos por embravecerse más y más el Océano y sentirse próxima una gran borrasca, hubo nuestra gente de

<sup>(</sup>t) Hay en los papeles del general Mahy un despacho de Mends, con fecha del 13, en que le recomienda cuide de la defensa de la Coruña al salir él con las fragatas, porque ha recibido un aviso de que la escuadra francesa de Cherbourg, compuesta de dos navios de línea, una fragata, un cutter y un brick, se ha hecho al mar con rumbo desconocido, perseguida por la inglesa de tres navios, que había sido despachada en su seguimiento.

der

volver a ellos y buscar refugio en el puerto de Vivero. No debe éste ofrecer una gran segur dad, puesto que, desencadenándose los vientos la noche del 1.º de Novismbre, varios de los buques chocaron entre si, la Magdalena, después de enredarse su aparejo con el de una fragata inglesa, que llegó á desarbolar en parte, fué á embestir al Palomo, con lo que los dos barcos españoles se hicieron mil pedazos hundréndose en las olas con la mayor parte de sus tripulantes. Un brick inglés y varias embarcaciones menores se fueron también á pique, y otras se dispersaron, perdidas sus amarras y hechas jugueto del huracán (1).

nos resultados se esperaban si las fuerzas que la componían hubieran conseguido reunirse á las guerrillas que ya, y según hemos dicho, pululaban en la Mon-Vuelve à la taffa de Santander y el país vascongado. Renovales Coruña, y de volvió con la escuadra á la Coruña, y de allí se dirigió con la gente que le había quedado á Asturias con el propósito de aprovechar la primera ocasión de, cruzando las lineas enemigas, penetrar en la provincia de Santander à través de les montaties, ya que se le había frustrado el de hacerio desde la costa.

Frustrése, pues, aquella expedición de que tan bue-

Constante y ruda era la lucha en aquel Principado, como que Losada y Bárcena que alif mandaban, aunque bajo la dirección auprema de Mahy, tenían á

Ya algunas habían desaparecido en Santoña, abandonadas al dejar el puerto ó lanzándose mar adentro para no perderse. La cañonera Fatrago fué à parar à Elanchove. donde su comandante Mella la abandono metiendo en una lancha su gente, con la que, tomando tierra, se volvió á Galicia por aquellas montañas, perseguido siempre y accesdo sin cesar por los francesce, que nunca lograron destruirla ni Aun dispersarla.

Bonnet en continua alarma, no tanto por mantener la ocupación de Oviedo como por la seguridad del camino de Pajares que necesitaba para que le llegasen sin estorbo los refuerzos de Castilla. Con Losada y Bárcena estaban Porher, Castañón, Escandón y algún otro partidario; aquellos generales, cubriendo el Narcea y el Nalón y espiando ocasiones en que provocar la concentración de los franceses para que desalojasen otros puntos importantes de su línea, sus auxiliares, acosando á las guarniciones de Colunga, Lastres, Villaviciosa y Berbés para, aislándolas, poder rec.bir en la costa inmediata las municiones que se les enviaba de Gali cia Algo distrajeron de aquel combatir continuo la jornada de Porlier á Gijón y la de Renovales á Santander, pero, á pesar de eso, á fines de noviembre y en diciembre, Losada atacaba á Valletaux en Fresno y Grado, Castañón hacía desistir á Bonnet de un movi- miento envolvente en Infiesto y de socorrer á Colunga, y hacta penetrar en Oviedo mismo, no consiguiéndolo per haberse entretenido una de sus columnas en foguearse prematuramente con los franceses Bárcena, además, que debía coadyuvar á la empresa entablando una accion general que pudiera resultar decisiva para la expulsión de los franceses del Principado, halló el puente de Soto tan fuertemente atrincherado, que se vió en la precisión de desistir de su empresa, limitándose así á escaramucear con los que lo defendían, sin resultado, por consiguiente, de importancia para su objeto

A esta sazón se unió Renovales á Losada con el propósito que hace poco le atribuimos, fin que, con efecto, consiguió enriscándose por las Peñas de Euroración.

pa, cubiertas entonces de nieve y hielo, para, pocos días más tarde, establecerse en la Liébana, primer ob-Su exone jetivo en su tan accidentada expedición. Pero creyóse allí independiente, y á favor de algunas operaciones afortunadas sobre los destacamentos que salían de Santander escoltando convoyes ó para mantener las comunicaciones con Castilla, en uno de cuyos combates, el del Puente de Santa Lucia, fué herido aunque no de gravedad, apoyó la formaca n de una junta am que la acordase el gobierno ni siquiera el general en jefe, y se constituyó en autoridad suprema de toda aquella región.

> Sucedía eso al crear la Regencia el 7.º ejército, ó advertida de las deficiencias del decreto, ya citado, de la nueva organización de la distritos militares, ó porque la primera expedición fracasada de Renovales sobre Santoña y su posterior establecimiento en Potes, la hubiera hecho comprender cuán conveniente seria en aquellos lugares un gran núcleo de fuerza que, con las partidas que recorrían el país vascongado, la Rioja, Burgos y Navarra, pudiera ser amenaza constante y riesgo grave para los franceses en la línea general de invasión y sus flancos. Al ordenarse la creación de aquel ejercito, de cuyo mando se encargaría el general Mendizábal, natural y muy conocedor de las provincias Vascongadas, donde se trataba de promover un gran alzamiento, se había puesto 🛦 a cabeza del cuerpo de vanguard.a al brigadier Porlier que se hallaba entonces en Rivadeo organizando una brigada cantabra que luego completaría en su nuevo destino. Porher envió al coronel D. Andres Marquesta á entregarse en Potes del mando interino de las tropas allí existentes

ab 4 FN b

y preparar el alojamiento y víveres para las que él iba á llevar; pero aquél, su delegado, halló una oposicicón que no esperaba á las órdenes é instrucciones que se le habían transmitido El teniente coronel D. Pedro Velarde, encargado de reconocer el pale, y los comandantes Aburruza y Tomasa, de los batallones de Guipúzcos y Encartaciones, dirigidos á Potes también, se hallaban arrestados por Renovales que se había establecido en el proximo pueble de Perrose para atender á la curación de su herida. Marquesta pudo entenderse con Velarde y, en combinación con él y dueno de los puestos más inmediatos, dirigió á las fuerzas de Renovales una orden del 4 al 6 de abril de 1811 para que no se obodeciese ninguna que no procediera de él, y á aquel general una comunicación manifestándolo las que devaba de Porlier, encargado por la Regencia del mando de la vanguardia del 7.º ejército y del interino de toda aquella demarcación militar. Algunos oficiales de los cuerpos allí establecidos, trataron de resistir las disposiciones de Marquesta, pero fueron arrestados al tiempo que eran puestos en libertad Aburruza y Tomasa; y Ronovales, que contestó negando á Marquesta y aun á Porlær autoridad alguna interin no mostrasen sus poderes completamente oficiales, fué también detenido, con los miramientos, por supuesto, que exigian su caracter militar y el estado de su salud (1). El Lueblo, que parecía dispuesto á secundar la acción de los rebeldos, so tranquilizó al entrar las nuevas tropas

<sup>(1).</sup> Tenemos à la vista el expediente integro que se refiere à este asunto cou las comunicaciones originales de Marquesta y Renovales, cuya inclusión aquí, sin dar más luz en él, alargaria demasiado este escrito.

en Potes, y su ayuntamiento y la junta mal llamada de la provincia de Santander se satisficieron con enviar à Càdiz una reclamación que, como es de suponer, no fué atondida. Porher, noticioso de todo en Asturias, apresuró su marcha á la Liébana, donde se instalaba en mayo con las tropas cántabras para comenzar la organización del 7.º ejército, cuyo mando se disponía también á tomar el general Mendizábal. El cuartel general se estableció en Potes.

El 6.º njército

En Galicia y Asturias se dejaban ver los efectos de la unidad de mando, por más que la inquietud de las juntas de aquel remo y del prómmo Principado, pretendiendo mempre ejercer de autoridad suprema. y la dulzura característica del general Mahy fueran siempre obstáculo á una acción todo lo enérgica que las circunstancias exigian. Eso que, presente en la Coruña el ya brigadier Moscoso, jefe de estado mayor de aquelejército, no cesaba un momento en la tarea de organizar y aumentar el número de las tropas, instruirlas y proveerlas de todo género de recursos para dar más vigor á la campaña. Admira la febril actividad que impuso a todos los ramos militares y administrativos aquel jefe que, poseyendo, se conoce, la omnimoda confianza de Mahy, parecía presidir á cuanto pertenecía á la dirección y ejecución de los servicios más importantes en el distrito (1). Todo lo prevenía en forma

<sup>(</sup>a) Todo era necesario en aquellos tiempos en que aun en Galicia, donde parecia que debiera reinar más orden para esce servicios por estar el reino libre de enemigos, manteniéndose la lucha con ellos tan solamente en la frontera de Castilla, se observaban abusos, no pocos punibles, sobre varios ramos de administración y particularmente de disciplina. En cumplimiente de la real orden de 21 de enero de 1810, el gobernador de la Coroña, D. Juan Senén de Contreras, que mandaba inte-

consultiva, unas veces de oficio y otras así como particularmente, puesto que varias comunicaciones iban al general Mahy sin firma y algunas sin fecha. En marzo y abril, sobre todo, trató aquella autoridad de poner remedio á los abusos y errores á que daban lugar la excesiva preponderancia de la junta de gobierno de la provincia y la anarquía que la guerra había de producir. Se puso orden en el servicio de la Intendencia para cuando su jefe saliera á campaña, nombrando com.sarios y pagadores; unos, para substituirle en la Coruña, y otros, para representarle en las divisiones, valiendose de los de Marma de no haber bastantes del ejército. El abono de las pagas y haberes á las tropas, olvidado por las corporaciones á quienes incumbía en Galicia, obtuvo una atención preferente del jefe de Estado Mayor y disposiciones severas del general en jefe del ejército (1). Se principió á poner en ejecución el

rinamente en Galicia, publicó el 10 de septiembre un bando para que todos los oficiales y clases de tropa, incluso los asistentes, se presentaran on sua cuerpos, sin disculpa alguna y amenarados con imponérseles las penas más severas.

El bando empieza con esta significativa y elocuente frase (No siendo posible bacer la guerra sin soldados, ni battr al enemigo si éstos no se mantienen en eus exércitos y regimientos obseleciendo à sus superiores, sin murmurar ni meterse à dirigir ..... Se comprenderà el rigor de las penas señajadas en el bando leyendo el artículo IX, que decia: «Para real zar las intenciones de S. M. en este asunto tan importante y con arregio à su Real orden de velnte y uno de enero de este año, saldrá la Comisión militar de un uficial, un oidor y la escolta que corresponda à reconocer toda la Galicia llevando el verdugo à fin de quitar la vida à quien lo mererca, sin tardansa alguna.»

<sup>(1)</sup> En comunicación poeterior la decía: «Los oficiales en cargados de los Estados Mayores de la 1.4 y 2.4 División me dan parte de hallarse en tal escasez y miseria aquellas tropas que si continúa no se puede responder de su permanencia ó haber de emplear la fuerza para sacar recursos y subsistencias lexos de allí, que no son proporcionados por el ramo de Ha-

proyecto antes estudiado de una Academia militar que pudo al fin establecerse en Santiago, dando después resultados sumamente útiles. El brigadier Moscoso, crayendo necesaria la formación de un cuerpo de reservaen Lugo con los regimientos de Mondofiedo, Lugo, Guardias Nacionales y algún otro, la proponía el 7 de marzo al general Mahy, aconsejándole en marcha al teatro de las operaciones en esta forma: «La presencia de V. E. en el exercito, é su aproximación é la posición central de Lugo, la contemplo tan absolutamente precisa, que su retardo por cualquiera metivo que sea va á traer las mas porniciosas consequencias » Otrapropuesta del mamo día iba dirigida á reducir al número de los cuerpos provinciales, completando el restante con los hombres elegidos de los que se suprimierou y enviando los oficiales sobrantes á las Alarmas. del País. Se hizo llevar à la Coruña parte de la artilleria del Farrol, transportándola los prusoneros aspañoles que tenían los ingleses en sus barcos, procedentes

elenda à quien competen. La oficialidad y tropa carece de sus pagas, la caballería so tinne granos ni forrajes. la infantería vive ordinariamente de las requisiciones é presas y poco ó nada so debe à les auxilios de la provincia y de la Real Hacianda s

I afiadía luego el a organización del exército es imposible si no se echa mano de arbitrios que tenemos dentro de la provincia el público, influido por ideas sugeridas, murmura ein resar ignorando tal vas la verdadera causa, todos quieres grande y fuerte exército y andis quieres contribuir con anda para ello Ast que me permado ha llegade el caso de que la Junta superior y el Intendente sepan, como también el publico, que de ellos depende absolutamente la vida y substatencia del exército, y que ni V. E. ni yo podromos ni dirigirla ni organizarlo el ellos no buscan muy prontes y no interrumpi dos anxillos para sostenesis, quedando de lo sontrario responsables de todo resultado.»

<sup>¿</sup>Habria aprendido el Sr. Moscoso su papel de les cumies rice anvisdos por la Convención á los ejéctico?

de los juramentados del Intruso. Dictáronse también providencias para poner en estado de defensa la frontera del Miño y las avenidas de Castilla por la parte de Sanabria y Orense, enviando oficiales de ingenieros y materia, de artillería y puentes á los puntos ó líneas de mayor peligro.

Y no sólo se extendió la actividad de Moscoso á proponer á su, más que jefe, amigo el general Mahy osas medidas y otrās muchas sobre detalles, que tan interesantes eran, del servicio, sino que las completó con un proyecto general de campaña, si reducido entonces á reunir y disciplinar en campos de reserva y concentración las tropas que operaban en Asturias y la raya de Calicia, preparatorio de una acción que, con efecto resultó tan afortunada como eficaz. Era aquel proyecto el complemento del de la creación de una reserva en Lugo, de que acabamos de hacer mención, formando otra entre Castropol y el Navia, para operar contra Bonnet en Asturias. Pero el más peregrino de todos los pensamientos que asaltaron la acalerada mente de Moscoso en aquellos días, fué el de la creación de un arma de caballería, nunca hasta entonces imaginada, consistiendo en aparatos mecánicos que la simulasen á la vista del ci emigo y aun tuvieran acción util en los campos de batalla. Qué clase de artefacto sería el inventado por Moscoso y que indica en una carta como ensayado en Oviedo á presencia de Mahy con muy bueno y favorable resultado, no podremos decirlo; pero á fin de satisfacer la curiosidad que despertará esta noticia, y siguiendo el procedimiento descriptivo emprendido en el capítulo II del tomo V que trata de «Los provectos militares», vamos, á riesgo de aca-

Tomo ix

bar con la paciencia de nuestros lectores, á trasladarles integra la comunicación del infatigable jefe del Estado Mayor del 6.º ejército en 20 de abril de 1811.

Dice así: «Exemo Sr.:—Siendo tan indispensable el arma de la Caballería, aun después de organizado el Exército, para executar cualquiera expedicion é maniobra descendiendo al llano, y no siendo posible que el número de la nuestra pueda contrarrestar la superioridad de los enemigos en esta arma, propongo á V. E. la construccion de unas máquinas que puedan suplir esta falta, y con que podamos ponemos en movimiento luego de organizado y prepurado este 6.º Exército con los auxilios que espero producirán las facultades concedidas por las Cortes gonordes á la Junta Superior y al Intendente.»

«La novedad del uso de estas máquinas unida á la fuerza real que en sí deben tener, podrán ocasionar los mejores efectos, como lo han obtenido la invención de los Húsares, la de la Artillería de á caballo, el uso de la Caballería en las montañas, y etras que por este principio han producido en sus primeras épocas los más notables resultados.»

«Para la construccion de esta Caballería de madera se necesitará destinar una cierta cantidad para hacer el acopio de maderas y poder proporcionar sin detención el ensayo que se ofrecerá al público. De este
modo, llegando á tener por el pionto esta nueva aria i,
que no debe darmos las inmensas dificultades de buscapara ella subsistencias, nos proporcionará tal vez favorables sucesos, y dará lugar á la metruccion y aumento de la Caballería verdadera que apoyará con la
mayor ventaja todas nuestras ulteriores operaciones. »

«En el tiempo en que debe tardarse en organizar y preparar el Exército para estar en estado de movilidad y fuerza, podrá muy bien aprontarse las máquinas necesarias, sin gran dispendio del Erario, que jamás podra ascender á lo que se pierde solamente en una pequeña acción de división, y podrá ocasionar ventajas incalculables »

«D.os guarde a V. E. muchos años — Coruña 20 de abril de 1811.—Exemo. Sr.:—Juan Moscoso, Excelentísimo Sr. D. Nicolás Mahy.

Todo lo que de razonable y hábil y práctico tonía el proyecte de los preliminares convenientes para entrar en campaña inspirados por Mescoso, citado anteriormente, tenía de fantástico, terpe é ilusorio el de aquella caliallería que aun cuando hubiera sido automatica, que no iba á serlo, ni hubiera producido efecto, ni engañado á enemigos tan avisados como los franceses que, además, si se ensayaba ante el público de la Coruña, estarian el día de la primera acción enterados de tan, digamos a palabra, ridícula superchería

De todas maneras, las demás medidas produjeron no poco ni desfavorable efecto en la composición de las fuerzas de aquel ejército y en su moral sobre todo; efecto que debía, como veremos más adelante, aprovechar el general Santocidos que en el mos de abril relevaba á Mahy, llamado á Cadiz por reclamación, como direnos mas adelante, de Wellington.

Por los confines opuestos á los que sirvieron de Situación teatro á la campaña que acabamos de reseñar en las de Cádia. regiones de Duero y Tajo, ardía también la guerra con fuego tan destructor como intenso. Pero de esos

confines el en que se hallaba mas fija la atención, una vez distraida en parte de las fracasadas operaciones de Massona al frente de los líneas de Torres-Vedras. era en el sitio de Cadiz, si infructuoso hasta entonces para los franceses, apretado cada día con más fuerzas allegadas á ollos, y nuevos tormentos de mayor alcance y eficacia que los hasta allí empleados. Todos tenían, asi, vueltos los ojos à la ciudad herculea. Los españoka los tenían porque era la mayor y mas halagadora ceperanza de su independencia, como ultimo reducto que se consideraba en que defenderla y centro de su actiyidad gubernamental, politica, militar y administrativa, de dende irradiaban las iniciativas mas eficaces, las leyes, la politica, la vida, en fin, de la Nación. Los demás enemigos de la Francia, porque, rendida Cadiz, calculaban que acabaría la resistencia española y con ella la esperanza de que, sin base, que tres años de lucha habían demostrado ser muy solida, acubatían también cuantas energías estaban desplegando ellos para detener à Napoleón en el camino de sus insaciables ambiciones

Cadiz era, pues, el punto del globo à que afluían los temores, las preocupaciones, las simpatias y esperanzas del mundo vencido, humillado y sujeto à la férroa voluntad del inexorable Emperador de los franceses. Alli, sin embargo, lo hemos dicho anteriormente, había renacido la confianza, y en vez de limitar su acción miestro gobierno à la de una defensa pasiva, sin riesgo ya grave y mucho monos inminente, se había decidido à repetir y repetir las salidas, como las ya recordadas de Ronda y Niebla, amenazando los flancos y la retaguardia de los sitiadores para distraer-

Chiclana.

los de su empresa sobre Cadiz y aun obligarlos à abandor.aria

Do ahi la batalla le Chiclana, de La Barrosa, del Batalla de Cerro de la cabeza del Puerro o del Pinar, quo con todos esos nombres es conocida en la historia de aquella guerra, según son españoles, franceses ó ingleses los que en sus descripciones se ocupan, ó habitantes de la localidad miema que fue tentro do sus más importantes episodios (1).

No es, ciertamente, e. número de los combahentes n. el mayor ó menor de sus elementos materiales lo que da verdadera importancia á una función de guerra Se la otorgan principalmente su objeto, las condiciones del combate, su éxito y los resultados que proporciona.

En la de Chiclana son relativamente pocas lasfuerzas de uno y otro ejército, y no pueden, por lo tanto, operar en las enormes masas que dan grandiosidad al espectáculo de los campos de batalla, caracteristico del ciclo napoleónico, orgullo de la Francia y de su glorieso Emperador. Sin el objeto, pues, con que se provocé, y en las condiciones normales, cabe decir, de otros combatos de sus mismas proporciones, numéricas entre los beligerantes, hubiera pasado des-

Escrita la relación de esta batalla pa a la presente obra, se le pidió al autor para celebrar en La Ilustracida Española y Americana el aniversario de con ha e tau glorioso para las armas de la Nación y de sus allados en la guerra de la Independencia pensando, sin embargo, reproducir, con la aquiescencia del director de tan apreciable revista, su publicación, como lo hace aqui, sin el encabezam ento, por supuesto, estampado en un trabajo que, como suelto, ocaciona. y de efemérides, exigia explicaciones preliminares para su mejor inteligencia.

atendida, cividada, de todos modos, a los ceho días de haberse librado. Por qué, en vez de la preterición que en tal caso hul jera sufrido en la historia de aquella. guerra formidable, obtuvo los honores de tan acaloradas controversias, particularmente entre los nitados, camaradas de un mismo campo, y de medidas gubernativas, ni espontameas ni eficaces en el de Agramanto, pudiéra nos añadir, que representó por varios días la isla gaditana? Porque el combate, que á ese mugo pretenden rebajarlo los franceses, la batalla, decimos nosotros, del 5 de marzo de 1811 ofrecia un interés excepcional, no sólo para la defensa de Cádiz, sino que mucho mayor ada para el fin de la guerra, si su éxito y sus resultados inmediatos hubieran correspondido 4 ese mismo objeto, primera de las causas de importancia que hemos señalado a las funciones militares (1).

Iba dirigido ese objeto al de, aprovechando la faverable situación en que la jernada de Massena á Por-



Pocas serán las acciones de guerra para cuya descripción existan tantos, tan interesantes y fidedignos datos como para la de Chiciana. Adomás de los que pueden sucaras de l arsentil, verduderamente inagotable, de los partes oficia es de uno y otro campo, de los periódicos, de los de Cádis sobre todo, que llenaron una columnas en aquellos dias con las más detalladas noticias y ardicates pulémicas de las varias relaciones y memorias à que no podía reenos de dar lugar una acción cuyos trances fueron tan discutidos entre imperiales, españoles é un esus, existen juicios y reflexiones de algunos de los actores más conspicuos de aquel breva pero gruentísimo drama, testigos, per consiguiente, de excepción. El general Graham publicó una relación con los partes diricidos al embayador de Inglaterra en Cádia, Fir Henry Wellesley, hermano de Wellington, y & en Gubierno, conteniendo una serie de cargos que no por ser anny apastonados dejan de tener limportancia, como la tiene también innegable la representación de Lapena al provocarios. En el ejército francés combatid un

taga., la necesidad de que le ayudase en ella Soult, ocupado también en el sitio y conquista de Badajoz, y la escasez de medios en los demás ejércitos franceses de la Península, pontan á la guarnición de Cádiz, hacer un esfuerzo, todo lo potente posible, para levantar el sitio cada día más apretado de aquella plaza. asiento del Gobierno español y tabernáculo, que se la La llamado tantas veces, de nuestra independencia. Los recursos militares con que podía contarse para fin tan plausible y conveniente, consistian en unos 10.000 infantes, 500 caballos y 24 piezas de artillería de campaña; pues si bien la guarnición de Cádiz y de su isla contaba con algunos más, era preciso, durante las operaciones que iban á emprenderse, dejar en la plaza, aus fuortes y baterías exteriores tropas suficientes con que resistir cualquier ataque del enemigo y cooperar a la acción de los expedicionarios con salidas que sirvieran para acogerlos en caso de un revés, y de refuerzo, en el de una victoria, para proseguirla hasta el lovantamio to del sitio. A esa fu rza se reuniría una

comandante, Mr. Vigo Rouss Ilon, que dejó al morir, no hace mucho, unas Memorias sobre la guerra de España, algunos fragmentos de las cuales apareceron el año de 1891 en la Revac des ceux Mondes, con la narración del combate á que nos estamos refiriendo, frundada, parece, en la obra de Thiers, pero exernada, según veremos luego, con la fantasía que caracteriza á los escritores de su nación. Por fin afadiremos que por aquellos días se hallaba en Cadizel ceronel Echepuler, tantas veces citado en ceta historia. Todo este em contar con las muchísimas obras generales referentes á una contienda en que tomaron parte tropas de tantas y tan diversas naciones, donde no faltaron quienes la narrasen y comentaran según sus intereses y pasiones obras con las que, naturalmente, hay que establecer uno como juicio contradictorio para, depurándolas y comparandolas, extraer de elias 10 que pudiéramos, lamar su quinta esencia, la verdad de aquella batalla y la razón de su esterilidad para el fin militar á que se durigió.

división inglesa de 4 500 hombres, con algunos escuadrones, de los que dos de húsares alemanes, organizada con tropas de las de Cádiz, un batallón portugués enviado desde Lisboa, y los que ya hemos dicho acababan de llegar à Gibraltar desde Sicilia, una vez hecha pública tan imprudentemente la resolución de no acometer Murat el desembarco de las tropas de Nápoles en aquella isla [1] El tentente general Don Manuel de Lapeña mandaría en jefe la expedición, y el de igual grado, six Thomas Graham, las tropas británicas, con algunas españolas que se le unirían al tiempo de organizarse el ejército en el comienzo de de sus operaciones

La manera de conseguir ose objeto no podía ser otro que la de ejecutar una extensa evolucion sobre el flanco izquierdo ó la retaguarda. Jel ejercito sitiador, cogiendo de revés las obras y posiciones que no era dable asaltar de frente pues que, aun cruzando el mo de Sancti Petri, habria que ir venciendo una tras otra varias baterías enemigas, precisamiente establecidas para hacer impraeticable fambien el poso de aquel canal, Idoóse, pues, un plan de desembarco en junto

<sup>1.</sup> No existe el cuadro oficial de las tropas del 4º ejército destinadas à la expedición, pero hemos calculado à los eterpos que iban en e la la fuersa media entre dos estados, el del 15 de agosto de 1810 y el del 1.º de mayo signiente, que constan en la colección de los arreglados por la Sección de Historia Militar en 1821. Así puede comprenderse que nuestras cifras, probablemente exactas, nunca serán inferiores à las vercaderas, muncho, eso sí, à las que señalan los historiadores franceses, tan dados siempre a multiplicarnosias, para, vencidos sus compatrietas, serlo tan nolamente por la superioridad abrumadora del número.

del que se hiciera partir la maniel ra imaginada, y se eligió e, de l'arifa que, en combinación con Gibraltar, constituirta una excelente base de operaciones, y serviría, así como de depósito de municiones y víve res, de abr go, en caso de una desgracia, capaz y seguro para las trópas que á el necesitaran acogerse

Y, con efecto, el 26 de febrero se dalm á la vela Vanisstroun convoy, que algunos han hocho elevar al número de pas de Cádiz
200 embarcaciones, con las tropas ya designadas, las
cuales al día signiento desembarcaron felizmente en el
puerto de Tarifa y sus inmediaciones. Habíalas antes
dirigido su general una calurosa proc'ama, recordando
las glor as de Menjivar y Bailen, cuyos laureles esperaba
reverdecer allora con una munta victoria, peloando al
lado de sus amigos los ingleses, al frente de la nacion
entera rounida en Cortes, a la vista del Gobierno y de
los vecinos de Cádiz, que, testigos oculares de su heroccidad, esforzarían sus voces de bendición y gloria,
que los soldados ou un entre el estré, ito del fus l y
del cañon.

Dos direcciones podian seguirso desde Tarifa, mojor dicho, desde el immediato collado de Facinas, punto de conduciones estrateguese de importancia en el camino de costa que une aque, puerto con el de Cadiz, con Medina-Sidonia, Jerez y Sevilla. Esa importancia so na hocho histórica desde los tiempos mas remotos, par icularmente desde la myasi il sarracena, que utilizo mil veces las condiciones do aquel paso, tanto en las primeras correr as de Tarif como en la jornada do Tarec, que tuvo su fatal desenlace, al decir de los más eruartos arabistas, en las márgenes pró ximas del Barbate, no en las más distantes del Guada.

lete. Desde allí, el camino de carros, pero áspero siempre y dificultoso, bifurca en esas dos direcciones á que acabamos de aludir, uno, el mas proximo al mar, que, cruzando el Barbate en Vejer y el Salado junto á Conil, dirige á Chiclana y la isla de León, y el otro que se interna por el terreno montuoso donde el primero de aquellos ríos forma la ancha y fangosa laguna de la Janda antes de rendir al Oceano el candal no escaso de sua aguas.

¿Cuai de esos dos caminos debería seguir el ejército para mejor ejecutar el plan de su jefe. El bajo, de Vejer y Conil, lo llevaria directamente al puente que se habia también convenido en establecer sobre el río de Sancti Petri para comunicar con la guarnición de Cádiz después de ganadas las obras que, con el nombre de Las Flechas, teman los sitiadores construidas en aquella línea al apoyo de Torre Bermeja en la orilla del mar, y del molino de Almansa en un ancho canal interior, y viguladas ademas desde un campo francés situado á sus espaldas. El camino alto conducta, ya hemos disho por donde, á Casas Viejas y Medina-Sidonia, posición, esta última, desde la cual quedaban envueltas todas las de la izquierda francesa en la extensa línea del bloqueo, que no otra cosa era por aquel tiempo el sitio de Cadiz. Ocupada Medina con las fuer zas necesarias para impedir á los franceses su recobrose les hacía imposible su sostenimiento en las obras de sitio y en las poblaciones que se alzan en derredor de la vasta bahía de Cádiz, no quedándoles otro recurso que el de tomar la carretera de Jerez para concentrarse en Sevilla, unidos á sus camaradas de Soult y Sobastiani, que volarían en «u auxilio; abandonando. aquél, el sitio de Badajoz, y éste su expedición á Murcia.

Si, como ce regular y hasta indispensable en la guerra, se buscaba en aquella operación obtener la garantia de una retirada segura para el caso de un revés ó del fracaso de un plan tan de antemano meditado, Medina Sidema la ofrecía sin temor á minguna de las eventualidades que pudieran ocurrir por el otro camino, pues que los aliados tendrían expedito e. de la serranía, por la que, de posición en posición, todas formidables, y por entre pueblos, todos también levantados en favor de la buena causa, podrían volver á Gibraltar y Tarifa.

Es evidente que Lapeña y Graham llevaban calculado todo eso, pero desde que emprendieron la marcha, y especialmente desde su detención en Facinas, se vió al primero de aquellos generales, que lo era en jefe, y, de consiguiente, e responsable, vacilar entre una y otra dirección y emprender, por fin, la que ofrecía resultados menos decisivos para el éxito de la expedición. Lapeña había, como ya hemos dicho, mandado echar un puente en el río de Sanct. Petri, y contaba con que, al acercarse á él con sus tropas, no sólo estaría expedito su tránsito, sino que la división Zayas, que quedó en la Isla, l'abría pasado á la margen opuesta, destruído Las Flechas y puéstose en disposición de secundar las operaciones para arrojar completamente á los franceses de todo el terreno que ocupaban. Eso, para él, era de tal influjo en el resultado de la jornada, que lo crefa sin duda muy superior y mucho más ejecutivo que el que se pudiera ejercer desde Medina-Sidonia ú otra posición cualquiera de la Serranía. Ahí está la prueba, en la representación que dirigió á las Cortes, en la que se dice textualmente: «Aunque mi primer objeto era atacar á Medina y ocupar aquella ventajosa posición, las noticias que tuve de haber sido reforzado el enemigo en términos de hacernos muy cara su posesión, pues se hallaba fortificado con sieto piezas de artillería, y las ventajas topograficas de aquel punto le facilitaban la reunión de sus fuerzas, me fué, por tanto, preciso desistir y variar mi plan, de acuerdo siempre con el general Graham, con quien consultaba, guardando en todo la mejor armonía. Luego pesaremos lealmente estos razonamientos

El ejército se había organizado en tres divisiones, según el orden de su marcha, una de vanguardia, mandada por el brigadier D. José Lardizábal; otra en el centro, a las órdenes del mariscal de campo Príncipe de Anglona, y la de resorva, on que iban las tropas inglesas con su jefe el general Graham.

La marcha.

Grandes debieron ser los entorpecimientos que el ejército encontró en su camino à Facinas, porque habiendo sulido el 28 de febrero de Tarlfa, el 2 de marzo se hallaba tollavía en aquel collado, esperando la reunión del material de arti lería y transportes que debian acompañarle, cuya marcha hicieron muy penosa y lenta las condiciones y mal estado de la vía. En tan excelente posición y para que el enemigo, que no se hallaba lejos, se mant iviera ni confado ni en alarma excesiva, nuestras tropos camparon medio ocultas en una debesa de la vertiente oriental del estribo que allí forma la divisoria de aguas, retirando de día sus grandes guardias y estableciéndolas de noche. Vencidos ya los obstáculos opuestos ó la marcha, Lapoña la hizo

preceder de un ataque á la posición de Casas Viejas. sobre las aguas ya del Barbate, que aun entorpecido por el estado malísimo de los cammos que era preciso recorrer, cortados por los arroyos y barrancos que desaguan en la Janda, se verificó en la mañana del día ya citado del 2. Los húsares alemanes y los carabineros españoles de Whitt ugham trataren de impedir la retirada al presidio francés de Casas Viejas, que los cañoneó esperando sin duda poder resistir hasta la llegada de algún refuerzo, pero viendo acercarse 500 infantes que marchaban resueltamente al asalto, se retiró, perseguido de tan cerca por el barón de Carondelet y su escuadrón de granaderos, que nubo de dejar en el campo 30 hombres muertos ó heridos y más de otros tantos prisioneros, con dos piezas además, que no pudo llevarse en su fuga.

El mismo día quedaba en poder de los expedicionarios Vejer de la Frontera, donde también se cogieron otras tres piezas de artillería y algunas embarcaciones armadas que tentan los franceses en aquellas aguas.

El estrono de las operaciones no podía ser más feliz las tropas se hallaban muy animadas por el éxito y por los refuerzos que iban llegandoles, del Campo de San Roque principalmente, de donde se les incorporó el general D. Antonio Regines de los Ríos con 1 600 hombres de su división, la primera del cuarto ejército, los generales parecian caminar en completo acuerdo, decididos, el inglés como el español, á mantenerlo hasta el fin de una empresa que interesaba igualmente á las naciones por ellos representadas; y las noticias, por último, que llevaban á nuestro campo los espias y las avanzadas, hacían augurar el más importante y gloriceo resultado (1).

Plan nuevo da Lapeña.

Pero alli, precisamente, y en tan favorables circunstancias, comienzan a mostrarse tambien has contrariedades que habría de encontrar la jornada en la elección del punto de ataque de las posiciones enemigas de la línea del sitto y en el uso, para cada una, de las fuerzas aliadas. Lapeña declara ya abiertamente su pensamiento de seguir el camino de la costa para. unirse con Zayas, á quion, después de echado el puen te sobre el Sancti Petri, supone dueño de Las Flechas y con toda la division preparada para combatir a sus órdenes. Cres que puede rechazarle en el ataque de Medina Sidonia la fuerza que le dicen guarnece aquella ciudad, que, después de todo, se reduce á la de una brigada de infantería con siete piezas, al apoyo, es verdad, del castillo antiguo, medianamente reparado. No calcula que, aun veneido, tiene que serio por el cuerpo todo de Victor, que, al reumirse para rechasar. el ataque, ha de abandonar precisamente las obras del sitio, dando lugar á que la división Zayas, ayudada por los buques ingleses y españoles de la bahía, las destruya todas y se apodere de su campo.

<sup>(1)</sup> Ya à fines de enero había salido el general Begines de Cadia con la misión de tantear las posiciones del enemigo. Reunida à su fuerra alguna que se le incorporó de las que operaban en la Serranta de Ronda, con la que se formó la primera división del 4º ejército à qua pertenecían las tropas de Cadia, y puesto de severdo con el mayor Brown, gobernador linglés de Tarifa en aquel tiempo, avansó à Medina Midonia battiendo à los franceses allí acantonados, à los que hise 150 primioneros. Mas no viéndose bien apoyado en posición tan próxima ya al grueso del cuerpo situador de Cádia, retrecedió à las inmediaciones de Gibrattar, donde estaba al desembarcar Pena en Tarifa

HARAFE - 1R EY

Schépeler hace perfectamente la crítica del plan de Lapeña. Dice así: «Era de precisión que el mariscal battese al ejército en Medina, vencido, quedaba anonadado, y vencedor, encontraría destruídas muchas de las obras de la línea. Pero, aun con sólo eso, los aliados obtenían una gran fuerza moral, porque .as palabras Los atrincheramientos del frente de Cádis han sido destruídos hubieran causado un gran efecto. Además la marcha sobre Medina amenazaba la comunicación con Sevilla, donde el enemigo, por las guerrillas y los serranos que le acosaran, correria un riesgo, tanto mayor cuanto que Ballesteros se dirigía también contra el. El ejército podía además recibir víveres del pals al norte de Medina, al dejar el enemigo todas sus posiciones. La razón dada de que se debta antes sacar mus caballería y víveres de la Isla, se fundaba en el deseo de proporcionarse una retirada segura, porque es difícil se escapara al talento del cuartel maestre, general Lacy, que, en la marcha á lo largo de la costa, podría el enemigo con un ataque feliz lanzar el ejercito al mar. Pero, aun consiguiendo su objeto, ¿qué era lo que se ganaba?»

¿Qué se había de ganar? Nada. Porque reuniéndose el ejercito y la división Zayas en Las Flechas, esto es, en la salida del puente echado sobre el Sancti Petri, se encontraría frente á la extrema izquierda del enemigo, que, concentrando en ella todas las fuerzas que tenía en las demás posiciones de la línea, ninguna de ellas amenazada, le ofracería un combate de frente sin ninguno de los inconvenientes y peligros del envolvente que era de temer desde Medina-Sidonia y sus inmediaciones. Por muchas razones que se quieran aducir en favor de la resolución de, general Lapeña, nunca serán suficientes para disculparla. Era cuestión de carácter en un hombre que se hab a distinguido por su valor en cuantas acciones de guerra había tomado parte pero que, bravo e inteligente como general de una división y á las órdenes de otro, temía las responsabilidades del mando en jefo abrumadoras, con efecto, para quien no esta detado de las ex epcionates condiciones que exige misión tan dificil.

Por f. i, dec. l.da la marcha a la Isla, el general en jofe hizo simular un reconocio iento sobre Medina Sidonia con un batallón y un escuadron, que, fingiendo también recompor or al cami 10 para el arrastro de la artillería, amenazase al presidio de aquella ciudad con un ataque tan formal come della esperario per las condiciones estrat gras que acabamos de atribuirla para semejanto caso. Pero el ejercito, y iliendose, para no ser descubierto, de la o seuridad de la noche que en los primeros dias de marzo se extiende tan temprano sobre la tiorra, emprondió su marcha, combinándola des le la inn educción de Con l con una maniobra sobre su derecha, dangida a ocupar la altura llamada Cerro de la cabra a del Puerco, que, dominando de cerea el cambo que se seguía junto al mor, avanza tierra adentro, bastanto accidentada hasta perderse en les pinares que cubren una gran parte de la llanura en que asionta Chiclana. Un ligero choque con las desermentes de cabal ería francesas había con tenido algo el movimiento de nuestra vanguardia que, en noche tan lóbrega y con el cansancio que natura mento había de producir la marcha, ya muy larga y en tales condiciones, hubo de hacer alto esperando

la luz del día y nuevas órdenes. La necesidad de reconocer el terreno con la mayor cautela y el examen de . los espías y descubridores, que vacilaban en sus not cias sobre la verdadera dirección del camino, causaron ese retardo, el de las dos horas precisamento que se debían aprovechar para que la cabeza de la columna apareciese junto á Sancti Petri al punto de amanecer. Las Prerenciones que acababa de nacer Lapeña el día antes on Vojer para la marcha y ataque del exército combinado en la madrugada del 5, se habían, como no podía menos de acontecer, de desvirtuar en parto, ya que abrazatan numeros simos detalles, un gran campo do acción y deberíanse ejecutar de noche; pero en lo eseneial, esto es, en las preseripciones preparatorias del combato que habría de tenor lugar aquella mañana, quedaron subsistentes y hasta obtuvieron un princi pio de ejecución «La vanguardia, decían las Prevenciones, tendrá por objeto atacar á los que cubran los atrincheramientos de Sancti Pot.i, para franquear aquel paso, y comunicarse con las fuerzas de la Isla que obrarán por aquel punto». Y en sus últimos párrafos se anadía «El cuer; o de batalla tomara posición para sostener la vanguardia al abrigo del corro y la laguna de Caboza del Puerco, enviando algún batalión en guerrillas hacia el pinar de su frente y desciha, y por ol camino de la casa de Campano hacia Chiciana. La reserva se situará á la espalda del cuerpo de batalla, sobre el camino que lleva y en columna cerrada:.

La ejecución de esas órdenes en su principal objeto, el indicado en los párrafos acabados de coplar, pendía, sin embargo, de un factor importante, el de la cooperación de las tropas que quedaron en la Isla.

Томо их

e NN B T∙

El general Zayas estaba en la persusción de que el objeto de Lapeña era atacar la posición de Medina-Sidonia según hemos hecho notar; y al variame el plan, necesitaria conocer el nuevo para, en consonancia de él operar desde la Isla. Y comprendiéndolo así Lapena, le había dirigido desde Vejer. A las ocho y media de la mañana del 4 y embarcado en un falucho, un oficial del ejército que le instruiria de todo, así como de haber llegado el momento de verificarse el ataque á la linea enemiga desde la costa de Poniente á Sancti Petri, jugando, le añadió, á la vez cerca de 1.000 cañowas. Pero el falucho fue detenido por un crucero in glés, cuyo capitán, al ver al oficial español sin otro inglés que le abonase ni pasaporte siquiera, lo consideró corsario enemigo, con lo que le impidió llegar á su destino con la oportunidad conveniente. Prouto se tocaron los resultados de esa contrariedad, que, si reconocia por causa el error del capitán inglés, es necesario retrotracela también y principalmento á la varisción de un plan tan bien fijado en un principio, y resuelta en circunstancias tan críticas y cuando era ya inminente el choque con el enemigo.

El sjército Hega frente á la Isla.

De todos modos, el general Lapeña aparecía á las ocho de la mañana del 5 en el cerro de la Cabeza del Puerco, Lamado también, especialmente por los ingleses, de la Barrosa, coronado por un vigía de este nombre, como el de la Torre que yace al pie de la orilla del mar, á la que, con efecto, atalayan y defienden. No fué escasa de emociones su presentación en el cerro, sorprendiéndole sobremanera el silencio que se hacía notar en todo el terreno de las inmediaciones y la inacción que observó en las de Sancti Petri, donde

ni movimientos ni preparativo alguno revelaban la cooperación de las tropas de la Isla en que se había convenido. La decepción no pudo ser mayor. No podía tampoco el general comprender tal abandono, porque ignoraba el secuestro inesperado del falucho, que impidió la llegada del oficial, su comisionado, á Cádiz, contratiempo que si cabía achacarse á los ingleses, debíase en no pequeña parte á sus vacilaciones anteriores y á la repentina, pero tardía, providencia de variar tan radicalmente el plan de operaciones.

El general Zayas, según lo tratado al convenir en el plan con Lapeña, había echado el 3 un puente de barcas sobre el Sancti Petri, pero, aun habiendo cubierto su cabeza con caballos de frisa y acercado algunas chalupas cañoneras que dobían flanquearlo, no bastó para impedir su asalto por los franceses que, de haber sido, como dice un historiador alemán, de los que formaron la célebre columna de Arcole, hubieran puesto en peligro hasta la misma Isla. No es esto probable, puesto que, arrollada y todo la guarnición del puente y costándole mucho á un batallón de Guardias españolas rechazar el ataque de los franceses, aun tenía Zayas en aquellos momentos a la mano hasta 3.000 hombres do los de su división, pero lo bajo de la marca no permittendo á las chalapas hacer fuego, la sorpresa que un asalto nocturno produce, pues tuvo lugar á las doce próximamente, la incertidumbre en que se vieron los artilleros de las baterías próximas para dirigir sus fuegos, y la ausencia de toda señal de entre las convenidas junto á Medina-S.donia, decidieron á los defensores de la Isla á retirar algunas barcas del puente hasta recibir nuevas órdenes, noticias, siguiera, del general en jefe. Y como ni unas ni otras llegaban, detenidas, como habían sido, en el mar. Zayas no repuso el puento, ni lo pudieron, por consiguiente, cruzar sus tropas hasta corca de mediodía del 5, nucho despues de ha ber disting tido 🛦 los aliados en el cerro del Puerco y a su vanguardia dirigiéndose á la Isla.

Era, con efecto, la hora en que Lardizábal acometía con la mayor decisión el campamento enemigo, que hemos dicho se hallata á espaldas de las Flechas, entre Torre Bermeja y el molino de Almansa,

Fuerra da

El ejército francés que atiaba á Cadiz aquel dia, los franceses, esto es, el primer cuerpo mandado por el mariscal Víctor, constaba de tres divisiones á las órdenes de los generales Ruffin, Leval y Villatte, con la fuerza total de mus de 16 000 hombres, repartidos, eso si, en los varios fuertes, batorias y guarniciones que oxigía una inca tan vasta como aquella, expuesta en varios puntos á los ataques do los aliados por mar y salpirada de pueblos, algunos tan importantes como Rota, el Puerto de Santa María, Puerto Real y Chiclana Las tropas que, aun concentrándose lo posible, cabía á su general presentar al ocom go en ocasión como aquella, no paanrian de 10 à 12.000 infantos, 500 caballos y varias piezas de artillería de campaña, hallándose la de sitio establecida, como era natural, en la primera línea, la más próxima á Cád.z, la en que pudiera mejor ofender á les embarenciones mayores y monores de los si tiados. Que estas fuerzas eran insuficientes para la misión á que estaban llamadas, es de todo punto indudable. El mariscal Soult se había llevado tantas á su expedición de Extremadara, que á Víctor no le quedaba otro recurso frente á Cád.z que el de mantener

ילט" "נאנ"

el bloqueo, sin pensar, ni por un momento, en operación alguna ofensiva, ni contra la plaza ni contra las partidas que de continuo amenazaban desde la Serranfa sus posiciones de retaguardia y su comunicación con Sevilla. Decía Napoleón á Berthier al tener noticia de la batalla de Chiclana: «El Duque de Dalmacia tio ne 60 000 hombres á sus órdenes, ha podido dejar 30 000 de ellos à las del Duque de Bellune, y tener más fuerzas aún de las que ha presentado en Badajoz. Esa manera de querer guardar todos los puntos expone en momentos difíciles á grandes reveses · Y le encurgaba dijese á Soult. El Emperador está muy disgustado de que, mientras el sitio de Cadiz corría el riesgo de haberse de levantar, los regimientes 12°, 32°, 58.º y 43°, formando una división de más de 8 000 hombres, se hallaran diseminades en puntos entonces insignificantes. > Y después de señalar otras fuerzas bastante numerosas de infantería y caballería que debían haberso hallado frente á Cádiz, le añadía aún: «La l nena situación de las tropas revela el mayor ménto de un general, y S. M. ve con pona que no se han tomado ahí las disposiciones convenientes para obtenerla >

Pero nada de eso significa que el cuerpo de ejército de Víctor hubiera quedado con la corta fuerza que le asignan Thiera y los demas historiadores franceses para, como siempre hacer resaltar lo que no hace falta ninguna, por reconocido universalmente, el valor de sus compatinotas y la pericla de su general, que sólo ellos pusieron en duda aquel día.

Víctor estaba ya sobre aviso de la expedición espanola al tiempo de su desembarco en Tarifa y, sobre todo, al establecerse en el puerto de Facinas. Pero co-

mo no podía abandonar las inmediaciones de Cádiz, te había satisfecho, por lo pronto, con destacar descubiertas y algunas partidas de caballería, cada día más numerosas, eegún observaba la aproximación de los aliados á su campo. De ahí el choque á que nos hemos referido en la noche del 4, cuando Laperis avanzaba á apodemirsa del cerro del Puerco para cubrir el avance de Lardizábal al campamento francés que sostenía las trincheras de las Flechas, la Torre Bermeia y e. molino de Almansa. En cuanto á la situación de los franceses, era en aquel dia todo lo hábil que debía esperarse de su experto general. La división Villatte se había establecido en ese campamento que acabamos de citar. con la misión de impedir que Zavas, restableciendo el puente echado el 3, y sus tropas, pasándolo, se unieran á las expedicionarias para hacer levantar el sitio. Las otras dos div siones se situaron entre Medina-Sidonia y Chiclana para atender á la defensa de uno y otro punto, que bien comprendía Víctor encerraban la mayor importancia sogún el á que se dirigiera el enemigo para flanquear ó envolver sus puestos y cantones.

Lapeña ea Cabesa del Possoo.

Así las cosas, apareció el general Lapeña en el corro, tantas veces nombrado, de la Cabeza del Puerco,
clave, que era, de cuantas posiciones le convenían para el éxito de aquel su último pensamiento, el de, en
primer lugar, establecer su comunicación con la Isla.
Desde allí, con su segunda división y muy cerca, á su
retaguardia y en la pendiente misma del cerro, la de
Reserva, en que formaban los ingleses, vió que su
atención en aquellos momentos debía fijares en la lucha, que ya se había entablado, entre las fuerzas de

Lardizábal y Vi.latto, ya que no se descubría en los horizontes del Pinar y de Ch clana ninguna otra enem.ga contra quien maniobrar ni defenderse Por el contrario, las noticias sólo indicaban la presencia de un cuerpo de caballería que marchaba en apoyo de Villatte; por lo que Lapeña reforzó con un escuadrón y alguna otra sección de la misma arma á su vanguardia, que no cesaba de avanzar.

Ya próxima al enemigo, los batallones de Lardizá- Triunfo de bal, Campomayor y Carmona, rompieron el fuego y la vanguar. se lanzaron valientemente sobre la posición de Torre Bermeja. Erat. más numerosos los franceses y rechazaron á los nuestros, cogiéndoles, además, dos piezas que llevaban. Los momentos eran ent cos, de los en que un general necesita dar el ejemplo del arrojo que sus tropas deben desplegar para salir airosas en ellos; y Lardizábal, poniéndose á la cabeza del regimiento de Murcia y después de haberle dirigido una enérgica arenga, acometió á los miantes enemigos que, apoyados por un escuadrón y varias piezas, se defendían con igual ardor. Tan tenaz y viva se hizo la lucha de una y otra parte, que ambas llamaron sus reservas ó los refuerzos con que se les acudia por sus jefes; entrando en fuego, por la de los imperiales, aquel cuerpo de caballería que hemos dicho se vió á la vera del pinar, y por la de los españoles los batallones de Canarias, Guardias Españolas y Africa. Lardizábal se empenó persona mente en la acción á punto de que hubo de sacarle de las manos de los franceses el regimiento de Murcia que, con una violentísima carga á la bayoneta. lo salvó, al mismo tiempo que recobraba las dos piezas perdidas y despedía al enemigo de todo aquel terreno,

obligandole & retirarse en dirección de Chiclana (1).

Con eso quedó evacuado el campo francés inmediato; fueron ocupadas por la vanguardia española. Torre Berme, a y las Flochas, y se estableció la comunicación con la Isla, principal objetivo entonces de las operaciones del ejército expedicionano.

Era necesario asegurar una conquista tan prociosa para Lapeña, ya que dico en su Representación e que á ella ee limitaba en su plan la empresa de aquel día, pues conseguia quanto se había propuesto, y metivado lo diffeil y penoso dol embarco y desembarco para franquear un paso que por el frente hubiera sido sungriontisamo é incierto; subsistencias de que se carecía. mejor retirada en caso de ser rechazados, aumento de fuerzas en infantería, cubal ería y artillería, todo se lo facilitaba la comunicación con Sancti Petrix. Y como si de allí no hubiese de pasar la ejecución de un planideado en Cadiz nada monos que para obligar á los franceses al lovantamiento del sitio, se empeñó en sos toner aquella conquista, desentendiéndose de todo ulterior proyecto, & lo menos hasta asegurarse completamente en ella y constituirla, si hubiese de seguir las operacioi es, en su mejor y más solida base. La prefería á la del corro del Puerco en que se había establecido; y en consecuencia, y dejande á Graham en libertad para mantenerse alli con su división ó seguirle, emprendió el movimiento hacia el puente, ya recompuesto, de Sancti Petri con la mayor parte de los regimiontos españoles, excepto los afectos al euerpo-



<sup>,1</sup> Véase el plano de la arción en el Atlas del Depósito de la Guerra.

inglés y Cantabria, Sigüenza y Voluntarios de Valencia que con otro batallón británico, que mandaba el mayor Brown, y la caballería de Whittingham, quedaron en el Cerro ó en su falda meridional á las órdenes de Begines.

Y aquí comienza la acción de las tropas inglesas, Combate de una de las glorias más puras de su patria, pero que las tropas inacabó produciendo en el campo aliado una discordia que se hubiera hecho sumamente grave y transcendental sin la prudencia del Gobierno español y la no me nor del representante de Inglaterra en Cád z.

Deferente Graham con la opinión de Lapeña, se puso en marcha para Torre Bermeja. Ya se hallaba á media falda en la oriental del corre, cub e ta la divi ción por avanzadas y grandes guardias de caballería extendiéndose hacia Chiclana, cuando e. general inglés recibió la noticia de que asomaban por el llano varias columnas enemigas en ademán de intentar la ocupación de aquella altura. Lo que nos ha parecido a nosotros le había parecido à Graham; que el cerro de Puerco ó de la Barrosa, como lo llama siempre en sus oscritos, era la clave de las posiciones inmediatas a Sancti Petri en aquella costa; y temiendo que cayese en poder de los franceses, mandó contramarchar á sus tropas para hacorlos frente antes de que alcanzaran su objete.

Con efecto, el mariscal Victor había dirigido a. cerro una brigada de la división Ruffin con este general á la cabeza y la caballería extendiéndose por su ezquierda para envolver la posición hasta la crilla mis ma del mar. Por la derecha apareció el general Leval con otra brigada y varias piezas, marchando directa-

mente sobre la división Graham, con el objeto, bien visible, de empujar toda la reserva y retaguardia de los aliados hacia Sancti Petri y, en el desorden que osperaba Víctor introducir entre elles, lanzarles al agua ó hacerlos sus prisioneros. Pero contenido Ruffin. por les tropas españoles y el batallón inglés que habían quedado su lo alto del cerro. Graham, aunque trabajosamente por lo accidentado del terreno y con algún desorden, consecuencia en los primeros momentos de la necesidad de una reacción inesperada, logró disponer el ataque, ya urgentisimo, contra Rufiin y la defeusa de la que, al dar frente á retaguardia, resultó izquierda suya contra Leval. «Una retirada á la vista de semejante enemigo, que ya se ballaba al alcance de la fácil comunicación por la playa del mar, dice en su parte el general británico, hubiem expuesto al exercito ontero aliado al peligro de ser atacado, en el memento de la confusión que sería inevitable al llegar casi á un mismo tiempo los diferentes cuerpos sobre la fila angoeta de cerroe de la Bermeja. Y confiando en el valor, por nadio disputado, de sus tropas, las lanzó resueltamente á la pelea.

Al apoyo de una batería de diez piezas que estableció en el centro el mayor Duncan, se dirigió al cerro el brigadar Dilkos con la brigada de Guardias, el batallón de fianqueadores, dos compañías de rifica, un destacamento del 67.º y el batallón mim. 28, que con los cepañolos de lo alto se agregó á la columna do ataque, comprendiendo su país, el teniente coronel Brown, ser mas eficaces sus sorvicios en ella. Y mientas otras fuerzas de tiradores, de que también formaban parte algunos portugueses del batallón agregado

á la división inglesa, trababan un combato de guerrillas para dar tiempo y el desahogo posible á la columna que subían flanqueando, el general Dilkes abordó al enemigo con la gallardía característica de sus compatriotas. La lucha se hizo sumamente tenaz y encar nizada; el general Ruffin y sus batallones se batteron con gran valor y, causando á los ingleses bajas enormes, mantavieron por largo rato indecisa la victoria; pero una carga á la bayoneta de batallón que mandaba Brown, secundaba por el fuego de la artillería. y un violentísimo ataque del escuadrón inglés de húsares que se destacó de las fuerzas de Whitingham, acabaron de conmover las columnas francesas, que se vieron obligadas a ceder el campo y abandonar la altura de que ya se creían dueñas, dejando dos piezas en poder del enemigo. A ese tiempo llegaron sobre la derecha inglesa los batallones españoles que, al bajar del cerro con el de Brown, había detenido Whittingham para .mpedir el movimiento envolvente de los francesos, y uniendo su acción á la ya vencedora de sus altados, siguieron á la columna de Ruffin, obligándola entre todos à retirarse defin.tivamente, formada en cuadros quo deshicieron dos piezas de la artillería española y el escuadron ingles anteriormente citado. El destrozo de los imperiales fue considerable, y entre los varios generales y jefes que quedaron en el campo, se halló á Ruffin que, muy mal herido, murió días despues al ser llevado con etros muchos prisioneros á Inglaterra

No se mostró la lucha menos obstinada en el otro fanco de la línea. Mandaba en aquella ala el coronel Wheatley con tres compañías de los famosos guardias coldstream y el batallón de flanqueadores de Bernard.

Ni tampoco fueron diferentes los procedimientos que aquella columna usó para combatir á la de Leval, m los resultados menos ejecutivos y briliantes. Preparado el choque con el fuego, verdaderamente terrible. de la artillería de Duncan, los ingleses no esperaron el ataque de los imporiales que, á su yez, avanzaban resueltos por la Banura, sino que con otra carga á la bayoneta tan energica como la de sus camaradas de la derocha, derretarou tumbién al enemigo, haciendo en él gran estrago y cogiéndole, con una infin.dad do prisioneros, un águila, la del regimiento núm. 8º, y un olus. -El coronel Vigo-Rousillou, de quien hemos di cho habriamos de tomar en cuenta algunas frases. enonta así ol episodio que siguió á ese segundo período le la batalla «Mientrus ejecutábamos aquella mamobra, el ala iz juierda de los ingleses, precedida de cuatro piezas de artificia ligera, marchó sobre nos otros, y bien pronto esa artillería, poniendose en bate na á muy corta distancia, disparó a metralla sobre nuestros cuadros 🤋

bu comple ta victoria De modo que hasta en eso se asemejaron los trancos do las dos columnas inglesas en su victoriosa reacción. Tan vactoriosa y decisiva, que ese mismo coronel frances añade á su anterior declaración. «El Mariscal, viendo que había hecho plancha (as. se suele decir ahora la palabra francesa es qu'il avait fait une école), desapareció.»

¿Se quiere prueba mas conc.uyente de la derrota de los franceses?

Es falso cuanto dice Thiers de que la infantería imperial arrollase la primera línea echándola sobre la segunda, y solo se detuviera viendo que tenía que

F F F T T

romper todavía tres, porque los anglo-españoles, sin atender ya al general Villatte, habían formado en masas los unos tras de los otros presentando cuatro líneas paralelas. Ni allí habia más españoles que los citados al final del episodio de la derecha, ni podían establecerse tales lineas con la escasa fuerza que tonian los ngleses, que se hubleron de satisfacer con formar una equeña reserva al mando de los coroneles Belson y Prevot. Y si eso no es disculpable en un Thiers, menos lo es aún que, á renglón seguido, añada: «No nabía medio de batir á 20.000 hombres con 5 000, sobre todo desde que en esos 20.000 había 9.000 ingleses »

Algo más justo so or uestra su compatriota Vigo-Roussillon, que allí cayó gravomente herido y fué hecho prisionero después de incidentes tais peregrinos como los extraordinarios y novoloscosque nos recuerda de la batalla en que, por tierra y todo, perdoné la vida la cuantos soldados y oficiales inglesos le acometían, llegando su magnanimidad á, retenu par je ne sais quel sentiment de compass on, no atravosar con la espada à un oficial cuyos cabellos blancos, hermosa figura, sangre fria y digmidad detuvieron su brazo

El goneral Lapeña, ocupado entretante en asegurar la comunicación con la Isla, toma la mayor parto Lapeña. de las fuerzas estañolas en derredor suyo, atentas, por un lado, á impodir cualquier acometida de los de Villatte junto al molino de Almansa, y por el otro, al movimiento envolvente de Ruffin à espaldas del cerro del Paerco, para le que conservaba á Whattingham frente à Torre Bermeja. Le confirmaron en la necesidad de mantener esas posiciones las noticias que le llegaban de haber sido batidos los ingleses por Raffin y

Error do

ra B NN R Tv



Leval, noticias veresímiles por la enorme superioridad de las fuerzas francesas en tal empeño, y el espectáculo de las aliadas abandonando el cerro sin conocerse la dirección que tomaban, ni su destine y objeto. Así es que Lapeña, más que de reforzar á los inglesce, para le que poseía medios sobrados, principalmente desde que se le incorporó la división Zayas, se preocupó de la idea de ser el único apoyo que quedaría á sus aliados al verse en la precisión de retirarse á la Isla. «Tan lejos, se dice en el Diario de aquellas operaciones, tan lejos se estaba de creor la victoria conseguida por las tropas aliadas en el cerro del Puerco, que aun se tuvo por quimérica la primera noticia, pero la continuación de testigos oculares hicieron reverdecer la satisfacción por la gloria conseguida en embes puntos.» (1).

Lo que, de consiguiente, se creia un revés, resultó ser una viotoria, y tan indudable, cuanto que los franceses, que en su retirada y al amparo de la laguna del Puerco que existe en las ultimas descendencias septentrionales del cerro de su mismo nombre, trataron de rehacerse y nun de renovar el combate, hubieron de desistir de tal proyecto al considerar las muchas bajas

El parte enviado al Ministro de la Guerra desde el cam po era el de una victoria.

El Diarso de Senones del 6 consigna sque acababa de llegar el syudante primero del estado mavor general. D. Antonio Ramón del Valle hemón Zarco del Valle), enviado por el general lapeña, para que diera parte verbal de la victoria que el ejército combinado había conseguido aquella misma tarda. Sa anunció al púb teo haberse presentado al Congreso en aquella estado, con permiso de S. M., el referido ayudante; haberle ásto informado desta la barandilla de los pormenores de aquella acción, y de que el Br. Presidenta le contestó en nombre de E. M. que las Cortes habían oido con particular agrado las ventajas conseguidas por el ejército combinado o

que habían sufrido y ver la resolución con que sus enemigos seguían cargándolos.

El general Lapeña, si fuéramos á dar crédito completo al Conde de Toreno, chabiale escogido la Regencia para el mando de aquella expedición, no tanto por su mérito militar, cuanto por ser de índole conciliadora y dócil bastante para escuchar los consejos que le diese el general inglés, más experto y superior en luces», y luego le trata de hombre pusilánime y solidado meticuloso. D. Antonio Alcalá Galiano lo pinta como coficial de cortos alcances y débil, aunque, dice después, con prendas de hombre pundonoroso y buen caballero, valor personal y modos afables y corteses » Los españoles no necesitamos de ningún extraño para desacreditar á nuestros compatriotas, sobre todo si han ocupado altos puestos; pero es lo cierto en este caso que Lapeña no correspondió á la confianza que en él se había puesto

Ya nos parece haber demostrado el error que cometió al cambiar en Vejor el plan de operaciones, pero es más grave aún y transcendental el de no haber asistido á Graham en la situación apuradísima en que se vió por salvarse y salvar al ejércato de un desastre que hubiera podido tener las más terribles consecuencas. Además de no haber disculpa para el general ó jele que no acude al ruido del cañón en auxilio de sus colegas más ó menos comprometidos en una función de guerra, en el caso de que se trata aba la suerte del ejército y el éxito de una jornada tan laboriosa como la que estaba ejecutando el ahado desde su salida de Cádiz. De haberse presentado Lapeña en el campo de batalla con todas sus fuerzas, puesto que bastaba una

parte de las de Zayas para mantener la comunicación con la Isla, no sólo hubiera sido más completa la victoria de la división ing esa, sino que la habría prosognido el ejército l'asta expulsar de todas que posiciones al francés, que bien probado dejó su vencimiento ante una sola parte, la tercera, del aliado. Por el contrario, y no hemos de insistir mucho en nuestros razonamientos por lo evidentes y por faita de espacio; por el contrario, repetimos, de no asistir á Graham, pudo ésto ser rechazado, y su retirada li ibiera introducido en la posición espatiola del parente de Saneti Petri un desorden muy dificil de domirar. No hay disculpa que satisfaga para tal error, i i han llegado á saberla dar Lapeña, en su Representación, ni Lacy, su jelo de Estado Mayor, en el diario de las operaciones.

Conducta de Graham

Alguna, per lo mismo, hay quo conceder á la conducta posterior del general britanico, cumido, al dojar victorioso el campo do la bribanto hazaña y despues de haber descansado aquel a noche junto 4 Torre Bermeja, se metro el 6 en la Isla con todas las tropas de su nación, sin atendor à ruego ni observación de ningún género. Había causado al enomigo pérdidas quo ascendian á cerca de 2 000 bajas entre muertos y Leridos, y cega lole 400 prisiencios, un águda y seis piosas de artificia; pero an suyas no bajiban de 1 000 da la clasa da tropa y 50 oficiales; al cansancio era oxtremo, y no menor el despecho producido por el aisiamiento en que se Labía visto durante el combate, exceptuando, por supuesto, á les batallones españoles que se habían juntado con la columna de la derecha y tanto habían contribuído á su triunfo.

Graham, hombre de grandes condiciones militares,

tenía, como buen inglés, un carácter violento y orgullo desmedido. Así es que, al entrar en la Isla y en sus comunicaciones después al conde de Liverpool y á Wellesley, reveló esos sentimientos con una viveza, mejor dicho, con acritud sobrada, por más que cuidase de separar de la causa personal de Lapeña la de nuestra nación y sus soldados. Al manifestar su queja por no habérsele sostenido en el combate, dice: «No hay un solo hombre en esta división que no hubiese renunciado gustosamente el título de gioria adquirida por la acción de Barrosa, para participar con los españoles de los resultados felices que estaban en nuestra mano, por decirlo así.»

«Los españoles, añade, hombres de valor y perseverancia, son universalmente apreciados, respetados y elegiados por cuantos aman su libertad y su independencia, los corazones y los brazos de los soldados ingleses estarán siempro con ellos la causa de España es común á todos »

Pero el daño estaba hocho con acto, en nuestro se retira á la concepto, tan poco meditado, imprudente y de tan fallala. tales consecuencias. Porque desde aquel momento se dió por fracasada la expedicion, y las tropas españolas hubieron le volver también á la Isla, como los destacamentos que se había hecho desembarcar junto al Puerto de Santa María y en Rota al apoyo de las fuerzas sutiles que mandaba el ilustre D. Cayotano Valdés en la bahía. Los franceses, con eso, repuestos, como su maniscal Víctor, del temor que les había infundido su derrota, volvieron á sas anteriores posiciones, para, pidiendo a Sevilla nuevo y más potente material de artillería, dar al bloque de Cádiz alguna mayor apa-

80

a Str ac A F R

Томо іх

riencia de sitio de la que había ofrecido hasta entonces. No tardaron, con efecto, en llegarles piezas de grande alcance, con las que consiguieron meter en Cádiz algún proyectil que, por no haber causado otra víctima que un perro, provocó en los gaditanos la canción que tan popular se hiso de

> Tres mil franceses murieron En la batalla del Cerro; Pero han legrado en desquite Que una bomba mate un perro

Tan ejecutivo fué el revés de los franceses en Chiclana, que el general Begines, que no había entrado en la Isla de León para volverse á su campo de Gibraltar, halló el que acababa de serlo de las operaciones tan alarmado y flaco de fuerzas y de espíritu en sus defensores los franceses, que el día 8 se apoderaba sun grandes dificultades de Medina-Sidonia, rechazando luego el ataque de más de 600 enemigos que trataron de recuperarla.

En Cádiz es donde la discordia de los generales aliados encendió los ánimos, á punto de temerse que produjera efectos más desastrosos aún que el del fra caso de la expedición, enfriando, por la menos, la hasta entonces entusiasta y estrecha alianza do ingleses y españoles. La polémica entablada por los jefes, que estuvo para agrierse á punto de estallar con un duelo, que logró evitarse, entre los generales Graham y Lacy, se extendió á las regiones del gobierno y de las Cortes mismas que con el embajador inglés. Wollesley tuvieron que hacer esfuerzos extraordinarios de conciliación para que no se llegara, como se temió, á una ruptura tan escandalosa como perjudicial á los intereses de ambas naciones aliadas. En un principio

pareció la opinión ponerse del lado de Graham, y se llogó á someter á Lapeña á la de un consejo de generales que no encontraron motivo de censuras para su conducta en la batalla. Luego, la aprobó también la Regencia, concediendo al general español la gran cruz de Carlos III, al mismo tiempo que al inglés un título que, tras algunas vacilaciones, acabó por rehusar. Lo que precisaba hacer también para impedir la continuación de la polémica y nuevos choques, fué relevar á los dos de su respectivo mando; y tomó el de las tropas inglesas el general Cook, y el del 4º ejército español el Marqués de Coupigny, otro de los héroes de Bailén (1)

Hay que advertir y recordar à nuestros lectores que, como españoles, no se admirarán de ello, que entre los mismos habitantes de Cadiz y sus defensores se dividió la opinion, exclitada con las variaciones que se andaban introduciendo por las Cortes en el anterior modo de ser político de la monarquia española. «En la población de la isla Gaditana, dice Alcajá Galiano (que se hallaba alif, tomaron la parte de los ingleses en general los de la parcialidad opuesta á las reformas, el vulgo de todas opiniones y la parte de los reformadores más acalorada, n lentras se allegaban ó inclinalam á defender más é menos completamente á Lacy y á Lapeña no pocos oficiales del ejército y un corto gramio de hombres entendidos de los

Google

favorables & les reformes.»

о напуан

<sup>1)</sup> Los gaditanos as esmeraron en obsequiar à los expedicionarios, arrebatándose los heridos para mejor cuidar de ellos an sus casas y obsequiarlos. La tantas veces citada señorita de Alvear, al describir el espectáculo que ofrecia el regreso de la división inglesa, tan conmovedor como brillante, y condolerse de las cansas que motivaron las pérdidas que había anfrido y la inutilidad de sus heróiros esfuerzos. Añade acemerándose la población entera en mitigar el enojo y el dolor de los aliados con la expresión de los elogios que tan mercidos tenían y el especial oudado con que atendían á obsequindos, asist endo con el mayor esmero á los heridos, proporcionándoles los consuelos y auxilios que les fuera dar; en lo cual el goberna dor (Alvear), como es de suponer, se moetró tan solícito a que mercejó recibir las gracias del mismo general Graham muchas yeces de palabra y por escrito...

Los ingleses, no hay que esforzarse en probarlo, es mostraron enojadisimos, y más que los combatientes de Chiclana, sus compatriotas del ejército de Portugal. Lord Wellington en sus despachos no se satisface con atribuir 4 Graham solo aquella victoria, mue que le supone haber salvado al ejército español de una completa derrota. Los demás escritores de su nación le hacen coro en ere mismo tono, y los hay que le exceden en lo acre, injusto y hasta violento de sus conceptos (1).

En el campo francés, todo fué júbilo al saberse la vuelta de las tropas expodicionarias à la Isla. El duque de Bellune, su jefe, llogó en sus partes basta à stribuirse la victoria que después los historiadores compatriotas suyos han creído poder autoriais con sus últimos resultados (2).

mismo en la batalia que después en su vuelta à la Isla.

(2) Quien preste fe à la descripción que Thiem bace de aquella jornada, à las aceverac ouce especialments, foissa todas, estan padas en la otra que lieva por titulo el de « actores, conquites, etc., etc., etc., des français de 1789 à 1815», y à etros, ne poces, escritos de nuestros vecimos del Pirineo, ercerá, como ellos, que sua tropas ne sálo hicieros prodigios de veler y se cubraron de gloria, emo que obligaren à los abades a returna especudoles fres bendares y enetro piesas, que nadie, por impuesto, ha visto en su poder. El que no se engaño con los partes y no-

ficies que se le dirigieron entonces fué Napoleén, que en un

<sup>&#</sup>x27;1) En un párrafo de su contestación al parte de Graham, dica Wellington ella conducta de los sepañoles en sus especición, es pescisamente la misma que sismpre he observado en ellos. Marchan noche y dis, sin provisiones, por sepuesto, y abusando cada cuerpo de un descanso momentáneo para sólo proposcionar hambre y fatiga al soldado. Alemana set al enemigo en tal estado, que los deja inhábiles para teda acción, para la ejecución de cualquier plan ó como si no se hubiera formado singuno; y entonces, cuando llega el momento, se hablan incapaces de moverso y se detienen para ver cuál se destruya à sus anados, culpandoles despoés de que no continten, sin apovo siguno, operando lo que no puede humana naturaleza e Por fin aprinche completamente la conducta de Graham, lo

El ningún resultado que produjo aquella expedi- Lacuestión ción de que tantos y tan importantes se esperaban, y del mando en la rendición, que se tuvo por vergonzosa, de las plazas de Tortosa y Badajoz, dieron lugar en las Cortes á muy acaloradas polémicas y á determinaciones más dictadas que por la razón, por lo exaltado del patriotismo que caracter zó á aquel célebre Congreso

Se presentó en él una moción en que se proponía lo siguiente: «Se dirá al Consejo de Regencia que las Cortes declaran expresamente que está en sus facultades dar siempre que lo crean conveniente el mando do los ejércitos, divisiones, regimientos, etc., á cualquier individuo por inferior que sea su grado »

Ya comprenderá el lector qué de intereses iría á promover, á herir y defraudar la aprobación de tal medida. La discusión se h.zo general y acalorada. Propuesta por el Sr. Morales de los Ríos y apoyada por Morales Gallego, Guridi, Giráldo, Zorraquín, Capmany y algún otro, no obtavo la aprobación de la Asamblea, combat.éndola con razonamientos harto fundados Argüelles, el primero, y Llamas, Mejía Caneja, Aner, Golfín, Esteban y Laguna, después, con otros también más ó menos elocuentes, alguno con razones y ejemplos vulgares de mucha fuerza sin embargo Allí se

despacho, del que hemos transcrito algún párrafo, y en otros posteriores, demostró que tenía por muy otros de los ajustados a la verdad y á los principios del arte de la guerra los sucesos de que se le daba conocimiento y las maniobras ejecutadas por Victor en aquella batalla.

Ni podia eso escaparse á talento como el de tan gran ca pitán, que si la jornada de Chiclana dejó de realizar las halagüeñas esperanzas que en ella se fundaban, no contribuyó poco al sostenimiento del espíritu público en Cádiz, y debe considerarse como una de las glorias más puras del ejército aliado en tan gigantesea lucha.

sacaron á plaza en pro á Alejandro, los Escipiones. Camilos y Condés por su juventud y en contra, con los mismos ejemplos, por lo rato de las condiciones que reunian y las circunstancias en que se ballaron. Hubo diputado que vefa la conveniencia de entregar el mando de un gran ejército á un soldado y quién veía en el Empecinado, D. Julián Sánchez y otros guerrilleros, generales en jefs que salvarían al país del estado miserable en que lo tenían los veteranos y sabios, pero inutiles, que hasta entonces habían ejercido el mando de las tropas españolas. Pero la robusta argumentación de Argüelles y de los que siguieron sus inspiraciones. tecnica y práctica á la vez, tan lógica como sensata y prudente, arrebaté á les más y obtuvo la reprobación de la propuesta del Sr. Morales de les Ríos en la misma sesión del 11 de marzo de 1811 en que fué presentada.

S. la cuestión de antigüedad é elección ofrece tantas dificultades como puntos de vista para su resolución oportuna, justa y conveniente, ¿cuáles no serán los obstáculos que se opongan à la casa siempre errônea y caprichosa, a vocos, preferencia dada, por hombres y aun colectividades à las muestres de condiciones militares ó científicas, producto quizas de una facundia facil unida á la osadía de alguno y la ignorancia de auoyentes? Aun eso se comprende cuando la elección huya de recaer en personas, esto es, en generales de un grado inmediato al de que son llamados à revestirse, pero como distinguir las cualidades de un general ou jefe en quien cólo ha ejercido mandos inferiores para los que basta el valor y á lo más una mediana inteligencia? Decía Argüelles: Elevado de repente al mando de un ejército un oficial subalterno, aunque su mérito

y cualidades sean relevantes, ¿podrá por sí solo desempeñar el gravo cargo que se le encomienda? ¿No necesita de la concurrencia de todos sus subaltornos? Es menester, por lo mismo, consultar todas las circunstancias, pues de lo contrario no tardaría en hallarse comprometido. La envidia, la rivalidad, la emulación misma de todos éstos, que siendo más antiguos que él se croyesen más acreedores a esta distinción, podrían aventurar el buen exito de sus operaciones si no se tomaban además precauciones grandes. Harían lo necesario para no comprometer el honor militar de sus personas y no harían más, pero con esto no se lograría el objeto de la proposición, que es conseguir victorias. •

Después de todo, los genios militares se al ren paso pronto á los altos puestos del ejército, y eso mostrándose grado por grado hasta el supremo del mando, y sin que, así, pueda achacárseles falta de experiencia, una de las cualidades más necesarias, y del prestigio adquirido entre las tropas.

Satisfecho Víctor con la vuelta de los anglo-cepa
Los Willam

noles à la Isla y Cadiz, no sólo hubo de convertir su troys en Ca

vencimiento en triunfo para con Napoleón, sino que,

para mejor dar carácter de tal á su acción, redoblo,

según ya hemos dicho, el fuego de su artillería sobre

la ciudad sitiada. Con tal motivo los historiadores de

aquellos sucesos mencionan los efectos de la artillería

que, a pesar de las varias modificiones que sufría, ha

levado siempre el nombre de su inventor M. de Vi
llantroys. No fué, sin embargo, la primera construída

especialmente para el sitio de Cádiz. El general Dedon

nabía hecho fundir en Sevilla dos morteros de á 12 pul
gadas, de plancha y recamara esferica, muy semejan-

tes á otros que Napoleón había puesto en acción en su campo do Boulogno, y cuyo al ance nunca pasó de 1,900 toesas. Estos serian los que mataron el perro meneronado en la antes transcrita letrilla gaditana. Sólo mas tarde envió Napoleón el diseño del obús de 4.8 pulgadas que le fué presentado por el coronel Vi-Lantroys. Construyeronse ocho que, disparados con 44 grados de elevación, no alcauzaron distancias mayores de 2.000 toesas, pero reventando, aden as, sus provect les en el aire porque el mixto de las espoletas no podia durar los tiempos o segundos necesarios hasta el fin de la curva de proyección. No pudiéndose remediar eso dofecto por razones cuya explicación se haría aqu. enojosa, se propuso modificar la construcción de aquellas piezas el general del arma M. de Ruty, residente en Sevila por entonces. Hizo fundir obuses de à 10 pulgadas que arrojaron las granadas á 2,400 toesas, pero cuyas espoletas nunca obtenian tampoco la duración conveniente en su incendio, aun habiéndose enanyado de toda especie de maderas y metales y con más de vointe composiciones de mixtos. Esas tres clases de piezas tuvieron los nombres de sus inventores Dedon, Villantroys y Ruty, y particularmente 4 cada una se le impuse el de varios generales, Marmont, por ejemplo. Soult, Victor, Senarmout y otros, entre les que apareció el de Bengca, oficial de artilleria que desde la entrada de los franceses en Sevilla se había quedado al servicio del Intruse con algunos etres que tonían su destino en la maestranza y la fundición de aquel departamento del cuerpo (1).

<sup>(</sup>i) D. Domingo Bengoa escribié el año de 1826 en Bayona un optiscule vindicándose de la vos que cerrió por Cádis de

Ultimamente pusieron algún remedio á lo del alcance rellenando las granadas con plomo, con lo que hubieron de prescinche de la espoleta, cuyos tiempos no sabían alargar, y, de consiguiente, de que reventasen aquéllas.

Y ya que nos adelantamos á la época en que los franceses alcanzaron su tan deseado intento de meter las bombas en Cádiz, aunque provocando el desprecio y las burlas que con tal gracia expresaban las cancio nes que entonces corrieron por la ciudad y luego por toda España, concluiremos el asunto con el recuerdo de otros dos procedimientos de que también esperaron completo éxito. Creyó Napoleón que podría aplicar al incendio de Cádiz y de las escuadras surtas en su bahía el invento entonces muy colebrado de los cohotes a la Congretes. Ensayose en Tablada y lo mismo que con los Schrapnells, usados por los ingleses en su primera campaña de Portugal, se vió que no alcanzarían á Cá-

ser él quien inventara aquellos obuses; sinvento antiguo de un español dice Toreno, que abora parece perfeccionó un oficial de artillería también español en servicio de los enemigos, cuyo nombre no estampamos aquí en la dada de si fué o no oteria acusación tan fea.»

Bengos dice al enumerar aquellos nombres spado dar la casualidad que el mortero que llevase mi subscripción hiclese más faego ú con más acierto que otros, casualidad que después del altio excitó un cierto susurro contra mi que no tuve más parte en su construcción que en la del gigantesco caballo con que Ulises tomo à Troyas. Por el contrario, liengos añade que sebia muy bien que hubiera obtenido los resultados à que aspiraban los franceses con un mortero de á 14 pulgadas y dos lineas, recámara cultudrica, equilateral para bemba de á 14 que habeta aventajado á las otras tres piezas: spero, dice, por mi parte nada les propuse al enuncié en orden à las ideas facul tativas que me ocurrieron ni se hallará en los archivos de la comandancia y de la fundición que yo haya secrito una sola tilde de la materia»

<sup>¿</sup>Qué habían de consultar los subles artilleres franceses á los ignorantes españoles?

Ruelya.

diz los cobstes, ni tampoco los que los franceses llamaban Inflernos por el sinnúmero de balas encerradas en ellos, producirian efecto alguno en Cadiz y el puerto.

el nuevo impulso dado por Víctor á las operaciones del

No arredró a los gaditanos ni al Gobierno tampoco

sitio. Asegurada cada día más la suerte de la plaza, la Regenera persistió en el sistema, antes adoptado, de las expediciones à les puntes de la costa de donde pudicra ofenderse mejor y más á los franceses, así en aquellas operaciones como en las á que les obligaban los su-Expedición cesos ocurridos ou Extremadura y Murcia. Y el 18 de de Zayas 4 marzo se liscia á la vele una escuadrilla con unas 5 0.0 bayonetas y 250 caballos con rumbo á la desembecadura del Tinto. Mandaba aquellas fuerzas el general Zayas, cuya conducta en la defensa del puente de barcas, echado en Sancti-Petri para la comunicacion con Lapcha, y puesta en tela de juicio hasta en las Cortes, había resultado plenamente justificada. Se ignoraba la caida de Badajoz y, buscando el acuerdo de Ballesteros, á quien es creis sobre Sevilla, se quería hacer una diversión en favor tembién de aquela plaza

> Zayas desembarcó en Palos, y luego se avistó con Ballesteros en Beas, por cuyas inmedisciones operaba deede que 10 días antes había batido, á la vista de Villarrasa y Niebla, a una gran fuerza de franceses mandados por Remond, cogiondole equipajos, dos puezas, municiones y número considerable de primoneros (1) Arrojado el enemigo de Moguer por nuestra caballería,

Los muertos debieron ser 87, y los prisioneros, 40.

<sup>(</sup>i) «Le he cogido, decia Baliesteros en su parte, todo el ba-gaje, la arti,lería y municiones, muchos caballos y prisioneros; el campo está cubierto de cadáveres.»

en que iban dos escuadrones alemanes mandados por Schépeler, el distinguido historiador de aquella guerra, pronto volvió el regimiento francés de cazadores número 27 y recuperó la población sin contrarresto alguno por hallarse la infantería de Zayas en Huelva donde se la había desembarcado para ponerse en contacto con las tropas de Ballesteros, establecidas en Gibraleón y Boas. Y como en Huelva se hallaban los grandes transportes, los jinetes tuvieron que valerse de los pequeños anclados junto á Palos para reembarcarse con los equipos y monturas, abandonando los caballos en la orilla izquierda del Tinto (1). Establecido todo el cuerpo de la expedición en la punta Cascagera de la isla Saltes del Delta del Odiei, aún pudo apoyar á Balles teros amenazado por los franceses que llegaron de Extremadura á las órdenes del de Aremberg y Maransin en auxilio de Remond. Zayas hizo tomar de nuevo tierra al brigadier Polo con tres batallones que se apoderaron de la torre de la Arenilla que había indebidamente abandonado días antes, y además de causar á los franceses junto al molino de la Aceña más de 80 muertos y cogídoles prisioneros, equipajes y racionos abundantes, recuperó muchos de los caballos, varios de manos de los aldeanos de las inmediaciones. Pare-

Y entonces, ¿qué se hizo de aquellos secuadrones? Hay que advertir que la traducción de su l.bro al francés es obra de él mismo.

<sup>(1)</sup> Schépeler dice que varios de los caballos se lanzaron al agua en seguimiento de sus jinetes, cruzando á nado el canal marít mo que separa la Cascagera de la costa. Al referirse á en fuerza, estampa una frase que no entendemos «Zayas dice, chargea l'auteur de prendra les deux escacrons et de les sau ver comme il l'entendrait; ma e tous les effort des mains ne purent rien contre l'orage et le vent».

ce, por fin, que Zayas había recibido instrucciones para no acometer empresa alguna sin la seguridad de su éxito; y con eso y con no poder operar sin la ayuda eficaz de Ballesteros, demasiado independiente en su acción por aque la provincia que, al decir de alguno, miraba como propiedad suya, reembarcó toda su gente y volvió el 31 á Cádiz á pesar de un recio temporal que hubo de ponor la expedición en gran peligro.

Aquella tempestad había producido funestísimos efectos en Cadiz. Muchos barcos, todos mercantes, de los innumerables surtos en la bahía, perdieron sus amarras y fueron á chocar en la costa, de los que cuatro, al hacerlo hacia Rota y cabo Candor, cayeron en poder de los franceses. Se perdieron más de 50, uno, con 850 quintales de pólvora, destinada á Levante, que hubo de reponerse y enviarla luego en otro buque, y sin los esfuerzos de nuestos marinos y de los ingleses de guerra, las desgracias personales hubieran pasado mucho del número de 300 á que Legaron en la noche del 27 al 28 de aquel mes de marzo (1).

Otra de Blake & Niebla.

Así como para hacer olvidar tal catástrofe y reparar el fracaso de las expediciones para el logro de la aspiración general en el gobierno y los habitantes de Cádiz, más optimistas que activos para satisfacerla, se hizo salir el 15 de abril al general Blake con dos divisiones de infantería y dos escuadrones de artillería

<sup>(1)</sup> El número de 50 lo señala la Gaceta Schépeler, que llegó à Cádiz cuatro días después, dice que ineron 100 los barcos perdidos. Pinta como grande la tritación de los gaditanos atribuyendo el desastre al ningún resultado de la batalla de Chiclana, porque de otro modo, la costa hubiera quedado libre y los barcos habrían tendo para anciar un espacie anchereso y seguro.

para Ayamonte, donde desembarcaba el 18 para ponerse en combinación también con Ballesteros; reuniéndose efectivamente los dos en Castillejos á fin de operar sobre el condado de Niebla y el flanco de los franceses en sus comunicaciones de Extremadura á Sevilla.

La situación del ejército imperial de Andasucía era verdaderamente crítica. Tema que mantener sujeta región tan extensa y ya por entonces pronunciada en general por la causa de su independencia, atender al sitio de Cádiz, que bien comprendía le iba á regultar infructacso desde el momento en que no logró sorprender á los defensores, y dilatar su acción á Badajoz nada menos, cuya conquista, aun felizmente acabada, le habría de distraer fuerzas que, por otra parte, necesitaba para rechazar las continuas expediciones de nuestras tropas á la Serranía de Ronda, que hervía en guerrilleros, y Huelva y Niebla sobre las fronteras de Portugal y Extremadura Era esa mucha tarea para un ejército que desde la invasión de Andalucía había disminuldo considerablemente en fuerza, ya por el regreso, con no poca, de su soberano el Intruso á Madrid, las pérdidas safridas en la campaña, en el sitio de Cádiz particularmente y el de Olivenza y Badajoz, y la necesidad de ocupar con suficientes guarniciones tantos y tan comprometidos puntos como eran los constantemente amenazados per sus enemigos los españoles. Ahora venían sobre él otros más temibles todavía, los angle-portugueses, que ya asomaban las cabezas de sus columnas por el Guadiana, amenazando arrebatarle su conquista de Extremadura y obligándole á esfuerzos que debilitarían su acción en las comarcas



del Guadalquiyar, cuyo domanto y guarda parecian constituir su principal y aun pudiera decirse única unsión. No es, pues, de extrañar que Soult, además de fortificar la Cartaja, Alfarache y Triana para poner Sevilla a cubierto de un ataque, solicitara del Rev-José le envisse cuantas tropas se reservaba en Madrid pertenecientes al ejército de Andalucia y reforzara en Extremadura á Mortier con las de La Houssave y La Martinière que se mantenían en el Tajo (1). No parece sino que Napoleón había comprendido la situación de Soult y adivinado sus preocupaciones y la necesidad de refuerzos que el manecal iba á solicitar, porque un dia antes, el 30 de marzo, parecía atender 🛦 todo en un despacho de los más notables entre los dictados durante aquella guerra. Ese despacho abraza cuantas disposiciones creta deber tomar en los ejércitos que operaban en España, contenia la censura más acre pero justa de cuanto había ocurrido en el sitio de Cádiz al tiempo do la batalla de Chiclana, y proveía á corregir tal estado de cosas alli, en Extremadura y Granada, que es lo que altora nos toca tomar en consideración. Decimes que adivinaba las preccupaciones de Soult y la necesidad que tendría de refuerzos, porque disponía la incorporación al ejército de Andalucía de varios destacamentos de cuerpos que perteneciesen á el, y de mos 5.000 hombres quo con igual destino se mante-

<sup>(1)</sup> Entre otras cosas escribía al Intruso «Un ejército anglo português avants contra Badajos, uno anglo capañol se forma en el condado de Niebla uno en la leia amenara al mariscal duque de Bellune y el de Murcia ha atacado al ala inquierda del 4º cuerpo. El general betastiani maniohra Cumplitemos con nuestro deber; pero el ejército imperial del Sur está demaciado debil para poder garantir el felia éxito que V. M. debe esperar de sua ejércitos.»

nían, sin embarco, agregados al del centro en Madrid; que el duque de Istria enviase 8.000 de infantería y 2.000 de caballería que, destinados al ejército de Soult, estaban á sus órdenes en Castilla, y que quince dias después marchasen tambiém á Andalucía 6 000 más que, por su parte, ofrecía. Con eso consideraba reparadas todas las pérdidas sufridas hasta entonces, repuesto el ejército de Andalucía en estado conveniente y en el de atender á la ocupación de Badajoz y aun de sostener á Massena en su empresa de Portugal

«El Rey afiadía Napoleon, debe tener siempre un cuerpo de 6 000 hombres, de caballería, infantería, y artillería, entre el Tajo y Badajoz, dispuesto á reunirse con el cuerpo del duque de Dalmacia y si fuera nece sario oponerse á una operacion de los ingleses sobre Andalucía.»

«Mas, para obtener ese resultado, es necesario desalojar el país, que los hospitales se reunan en Sevilla
y que Cádiz, Sevilla y Badajoz sean los únicos puntos
que deban conservarse, teniendo, además, un cuerpo
de observacion en Granada. En tal caso, el marisca
duque de Bellune tendría el mando de las tropas que
quedasen en Sovilla, de las que prosiguieran el sitio de
Cádiz y del enerpo de observación de la parte de Granada, mientras que el duq ie de Da macia mandaria el
cuerpo opuesto á los ingleses. El duque de Dalmacia
tendría además á sus órdenes la división del ejército
del Centro y así podría fácilmente reunir de 30 á
35 000 hombres.»

Napoleón seguía creyendo que con una batalia, y para eso proporcionaba á Soult medios en su concepto

suficientes, obtendría la sumision de los pueblos que hacía abandonar hasta ganarla. Él, que tanto despreciaba á los ideólogos, caía en el mismo error que ellos, el de no rebajarse á mirar los objetos bajo el punto de vista práctico, y la guerra de España entonces sin el conocimiento ó al menos con el elvido del carácter de los habitantes, de su historia y de la naturaleza física del país en que bien debía haber observado que no sólo fracasaban el valor, la energía y los talentos de sus mejores generales, sino hasta los más sublimes pensamientos de su genio incomparable, por nadio contrarrestados hasta entonces.

Su hermano, el desventurado José, fuese por haber recibido la comunicación de Soult en demanda de rerefuerzos, la cual no consta en sus Memorias, fuese por propia iniciativa al saber cómo iban sus asuntos en Andalucía, se había anticipado á los deseos y mandatos del Emperador que no debieron llegarle hasta el 12 de abri. Así es que contestó inmediatamente á Berthier que ya habían salido de Madrid 2.000 hombres con galleta para Extremadura y que podrían tres ó cuatro días después de aquella fecha salir otros 2.000; no quedando en Madrid más de 1.200, en Cuenca 1.000, y en la Mancha 5.000 alemanes, do los que no podría desprenderso sin comprometer la segundad de Madrid y perder la comunicación con Andalucía.

Si Soult llogó á tener noticia de nuestro vulgar proverbio sobre el secorro de España, habría de lamentar que, al menos en aquella ocasión, no le iba en zaga el de Francia por lo escaso y perezoso.

Le guerra Porque la vordad es, y ya le hemos diche, su situaun Rouda. ción era sumamente crítica Sin adelantarnos á relatar lo que pasaba en Extremadura, asunto ligado á las operaciones de los ingleses sobre Badajoz especialmente, y, en general, sobre toda aquella provincia, vamos á recordar las á que tenían que atender los franceses en la Serranía de Ronda, donde con la expedición de Lacy y la posterior de Lapeña habían crecido en número, en fuerza y prestigio las partidas de guerrilla que pululaban en tierra tan fragosa y propia para tal género de guerra.

Seguía la Cruzada recorriendo sin cesar la sierra al acecho de toda ceasión que pudiera serla favorable para sorprender á los enemigos y vengar los atropellos que cometían particularmente con los que formaban tan patriót.ca partida, compuesta, como ya hemos indicado, en su mayor parte de sacerdotes Después de haber merecido los más calurosos elogios de Lacy, y de su excursión a tierra de Granada batiendo á varios destacamentos franceses y al general Roy á pesar de las superiores fuerzas que lievaba corea de Antequera, los Cruzados habían vuelto á la Serranía, el teatro perfectamento elegido de sus inverosímiles hazañas. La acción de Alora en que, ayudados por la caballería de Juan Soldado, cargaron á la bayoneta á los franceses por calles y plaza hasta acorralarlos en el fuerte; la del puerto de las Abejas junto á Junquera, y la hecatombe del convento de las Nieves en que, con la confianza de una capitulación, es entregaron ocho cruzados, de los que dos sacerdotes y cuatro frailes fueron sacrificados inhumanamente, todo eso y cien hechos, unos colectivos y otros personales, revelando el valor y la abnegación de hombres, no nacidos, al parecer, para tener tal vida ni arrostrar tamaños riesgos, dieron á la Cru-

TOMO IX

ў ў .н Ды. В Л.н zada una reputación tan temible para los invasores como honrosa para allos y su país. Y los allí llamados Josefinos, que los habia y desgraciadamento en número superior al de las demás provincias, y los foregidos que aprovechaban tal estado de desorden para ejercer sus fechorias y maldades, no tenían enemigos mas vigilantes, perseguidores más activos ni jueces más severos que los Cruzados de la Serranía de Ronda

Expedición. DOT

Varios otros guerrilleros, algunos anteriormente de Lord Blay- citados, recorrian aquella áspera tierra sin cesar un momento en su patriótica tarea, ayudados generalmente por nuestras tropas y aun por los ingleses en la costa, aunque no siempre con la fortuna que merecia causa tan justa. Entre otras expediciones de menor importancia, la que el general Lord Blayney emprendió desde Ceuta fué de las más desgraciadas. Componíania la fragata inglesa Topaza, una división de cañoneras y un convoy en que salieron de aquella plaza embarcados una brigada de piezas de 4 12 con 65 artilleros, un batallón británico del 89.º, un destacamento de desertores extranjeros, y el regimiento espanol Imperial de Toledo, en suma, sobre 2 500 hombres (1) El objeto á que iba destinado aquel armamento era el de fingiendo no ser mas que el de apoderarse del fuerte de la Fuengirola junto á Marbella, llamar la atención de Sebastiani sobre aquel punto; y, reembarcándose de pronto los aliados, caer sobre

Schepeler dice que la expedición iba escoltada por dos navios de línes, lo cual se prueba con la intervención de uno da ellos en e. combate, Napier no los cita y reduce la fuerza à 1.500 hombres. La Gaceta del Intruso dice que formaban la escuadra dos navios de 74, cuatro fragatas, siete bricks, cuatro janches cañoneras y varios transportes.

Málaga y apoderarse de la fuerza que allí quedara y de la escuadrilla francesa abrigada en su puerto.

El principio de la jornada ofreció esperanzas de un éxite complete. Dándose la expedición á la vela el 13 de octubre de 1810, se presentaba el día siguiente frente á la Fuengirola, ponía en tierra la gente y plantaba la batería contra el fuerte. Defendiéronlo valientemente 160 franceses que lo guarnecían, ein que les arredrara el fuego de la artillería enemiga, así la echada en tierra como la de los buques de guerra que, eso sí, hicieron muy poco efecto en los muros de la fortaleza. Pronto se supo que acudía en su socorro Sebastiani mismo á la cabeza de 5.000 hombres y dejando eu Málaga una fuerza de sólo unos 300, lo cual demostraba que no era la fortuna la que iba á abandonar la causa de los expidicionarios. No, la que les abandonó fué la inteligencia militar de su jefe que, desperdiciando ocasión tan favorable para llevar á feliz remate su bien meditado plan, se detuvo dos días en cañonear el fuerte y dió tiempo, así, á la llegada de Sebastiani cuando parecía quedar abierta la brecha que el general ingles iba á asaltar Faltaron pues, á Blayney la actividad, la resolución y sobre todo la prudencia necesarias, indispensables en tales casos, y pagó su torpeza, reconoc.da por sus mismos compatriotas que no se atreven á disimularia, con un desastro de que sólo los españoles lograron salvarse. Porque saliendo del fuerte sus defensores á la vez que dos escuadrones de los de Sebastiani cargaban de flanco á los aliados, se hicieron dueños de dos de sus piezas de artillería, los arrollaron hasta acorralarlos en la crilla del mar, les hicieron centenares de hombres prisioneros y á su mismo intrépido pero inexperto general. Había intentado sorprender á su enemigo y él fué el sorprendido; pagando con su derrota y la pérdida de su libertad la confianza en el triunfo, tan excesiva que ni siquiera había puesto su campo á cubierto de un ataque, por mesperado que fuera en su concepto, con los reconecimientos y guardias avanzadas con que se hace siempre en campaña

La desbandada de los ingleses se luzo general en los que habían desembarcado, que procuraron montar de nuevo sus barcos, quedando, por su propia confesión, dos oficiales y treinta soldados tendidos en el campo, y un general, siete oficiales y 200 individuos de tropa prisioneros. Y hubiera sido mayor el desastre sin la oportunísima intervención del navío Rodney que, con su fuego y el de alguna tropa del 82.º de línea que llevaba á bordo, ayudó á los fugitivos á roembar carse.

Nuestra gente de Tolodo fué la que reunida, en el mayor orden y haciendo siempre cara al enemigo, logró retirarse á las naves, hostilizada, como es de suponer, pero sin arredrarse, por eso, ni un momento (1).

Sebastiani, ya que había deslucido la expedición á Murcia con su atropolada conducta y retirándose atropelladamente al recibir la noticia del crecimiento y



<sup>(1)</sup> Si lo haría bien cuando Nápier dice de ella: «El regimiento español, no participando del terror que experimentaron las demás tropas, gano los barcos en buen orden y sin ser arrollado.» Y añade «Así tan bien preparada expedición y tan apropiada al objeto propuesto, debió á la torpeza de an jefe la ocasión de un revés en vez de la de un éxito » La Gaccia francesa de Madrid dice que Toledo fué destrozado enteramente.

El Alcalde

osadía de nuestras guarrillas en derredor de Granada. y Málaga, tomó su desqu te en la Fuengirola, cuando su salida de Malaga podra haberle ocasionado desastre mayor aún que el con que logró castigar la presunción y la torpeza de Lord Blayney.

Pero, no lejos de aquel triste teatro de la guerra, recorría á la sazón la sierra granadina un patriota, el de Ottver. ya c.tado alcalde de Otivar, tan emprendedor y hábil eu aquel genero de guerra, tan tenaz é incansable, que logró hacerse uno como ser legendario, más temible à los enemigos que los batallones que pudieran oj onérseles. Caridad, que es como le llamaban, segun digimos en el capítulo II del tomo anterior, principió por habérsolas con unos Josefinos que, con el nombre de Francos de Montaña, le andaban buscando por la Alpajarra. La muerte de des de sus perseguidores y la prisión de otro á quien concedió la vida, le proporcionaron la fama, no dificil allí de alcanzar en tales circunstancias, y gente aventurera é que no quería soportar el para tantos intolerable yugo de la dominación extranjera. Su segunda hazaña, la de sorprender y aprisionar una que él llamaba. Audioncia del alguacil mayor, escribano y cirujano, enviada con 44 hombres para el embargo de sus bienes, y soltarla después desde el monte, a que la condujo, bajo juramento de no servir mas al Intruso, elevó su reputación á punto de verse á los pocos días á la cabeza de una partida de 200 hombres, algunos pertenecientes á la de otro guerrillero, el Negro, atraído por esa misma reputación, ya extendida por Sierra Nevada, del alcalde de Otívar. Con 52 de aquellos valientes que prefirieron seguirle á mantenerse con el Negro, batió Candad un destacamento de dragones franceses à cuyo jefe mató por su propia mano, y luego se apoderó del castillo de la Herradura y de los 17 soldados que lo presidiaban, 6 piezas de artillería, municiones y viveres.

Para dar á conocer aqui al alculde de Otivar, a quien puede muy bien compararse con aquellos compatriotas nuestros que tanto dieron que hacer á cartagineses, romanos y alárabes, vamos á copiar un parraio del Diario que dejó escrito el va iente guerrillero de la Alpujarra (1). «Regresado, d.ce, á la citada Alimijara, i los 3 días pasé al cerro Moscarin y oficié al capitan comandante de la compañía Franca de Cazadores de Montaña, que se hallaba en la ciudad de Almuñécar para que, bajo palabra de honor, viniese á tratar varios puntos interesantes que cumplimentó bajando á un cortijo una legua distante de la ciudad; alli le intime la entrega de la fortaleza, à que se negó con resolucion de defenderla hasta el último momento de su vida, y, procurando atraera e con razones especiosas á su pérfido partido ofreció indultarma por medio del general Werlé que se hallaba en la ciudad de Motril, pero yo, siempre discursivo en inventar medios para incomodar y escarmentar al enemigo y sus adictos malos Españoles, trataba de corprender la guarnicion para lo qual le di heonjeras esperanzas exigiendo sólo para ello y verificar mi entrega que había de salir dicha guarnicion media legua distante de la

<sup>(1</sup> De ese Diario facilitado por el general D. Joaquín Za yas de la Vega, á quien se lo ofreció D. Eduardo Ligero y Fernández, nieto del famoso Alcaide, extractó el autor de esta obra lo más esencial para escribir una de sus Nixelas DE LA HISTORIA PATRIA.

ciudad; mas aquel comandante, sospechoso, qual delinquente, no accedió y me fué forzoso restituirme con mi gente á mi anterior situacion, al quarto día por la noche me dirigí para la ciudad, formé de mi Partida 6 guerrillas, y cogidas las bocacalles, entré haciendo fuego á 43 Cívicos que la patrullaban, les maté dos é hice prisioneros á 41 con sus armas y dos caxas, mande saquear las casas del capitan de la compañía y la del alcalde mayor que se refugiaron en el castillo con los 93 de la misma de francos que la defendian, y restituido al amanecer á mi citado punto reparti la ropa y dinero resultantes del saqueo entre mis valerosos compañeros á 100 reales cada uno y agregando diez de los prisioneros á mi partida, los restantes 31, que casados é mútiles, los solté juramentados do no tomar las armas ni ocuparse en servicio de, enemigo; empenado en rendir aquella fortaleza me desvelaba, y habiendo entrado en la ciudad el día que hacía guatro, á la una de la tarde volví á intimar la rendicion al comandante D. Salvador García de Morales, cuya contestacion fué que no lo esperase mientras su vida existiese, pues no podía faltar al juramento de fidelidad y defensa que tenía hecho al ray José, y á pesar de haberle yo asegurado (disimulando cuanto me habían incomodado las anteriores razones) que por tan noble acción de reconocimiento patriótico le trasladaría seguro donde fuese de su gusto para recibir el indulto; no pude conseguirlo, antes bien pidiendo 8 días do tiempo que le negue, se ausentó diciendo que, con 3 piezas de artillería cargadas de metralla y 70 hombres de fusilería que tenía, defendería el castillo y destrozaría mi partida: por momentos se aumentaba mi ardoroso deceo, y al inmediato día, á las 12 de él, principié à hacer vivisimo fuego de fusil correspondiendo el Castillo con la artillería y fusilería; mas, llegada la noche sur poder conseguir su rend.cion, dispuse traer un pellejo de alquitrán y una porcion de haces de lefia que repartí uno á cada uno de los más distinguidos de la ciudad, y, llevando al vicario por guia, les hice caminar delante de mis soldados hasta ponerse debajo. de su artillería, y, sin embargo de ésto, con inhumana resolucion, dispararon un cañonazo de metralla que hirió á muchos y murió uno de mis soldados, á vista de esto, hallándome con 7 fusiles cargados, maté á dos de los que manejaban los del castillo, con lo que di treguas à que los unos consiguiesen meterse bajo la batería, é incendiando la puerta, al momento pusieron la señal de rendicion franquesado las llaves. »

A ese relato del alcalde de Otívar, anadiamos nosotros en el escrito citado en la nota anterior lo siguiente, que creemos basta para recordar lo que era y lo que
significaba el heros granadino á fines de 1810. El
alcaldo de Otívar, el espero serrano á quien su genial
fiereza y rudo patriotismo arrancaran al trabajo del
campo y á la paz doméstica, se había en poces días
convertido en adalid de la Independencia con infulas
de hábil y entendido capitán. Sabía cómo tender un
lazo á los destacamentos enemigos en los dosfiladeros
de la montaña y en los bosques que la cubren, atacar
los empinados castillos de aquella tierra escabrosa, y
conquistar de igual modo poblaciones que, por lo numeroso de su vecindario y la importancia de su situa
ción, se hallarían vigiladas y constante y fuertemente

guarnecidas por un enemigo de tiempo atras establecido en el país y perfectamente organizado. Almuñécar y Motril, Castel de Forro y Gualchos le recibieron como en trinnfo; y con sus cerca de 500 partidarios, las fortalezas de la primera y la última de aquellas localidades, que creyó deber conservar, la fama adquirida y el temor que imponía á los enemigos, el alcalde de Otívar pasaba en los primeros días de septiembre de 1810 por un guerril.ero insigne, honor de las Alpujarras y sostén firmís mo de su libertad é independencia.

Aquellos momentos fueron para el alcalde de Otivar los más gloriosos de su primera campaña.

A principios de septiembre mandaba en el Padul más de 400 hombres, de los que 51 de á caballo, y batía á los franceses metiéndolos atropelladamente en Granada Tonía ya su segundo para el mando, D. Automo Guerrero y su ayudante, que regian las alas y la reserva de su línea en la que ya pudiéramos llamar batalla del cerro del *Manal*, donde hubo de su parte ataques de frente y flanco, cargas de caballería, y una, especialmente, en que mató a, que él califica de famoso comandante Longinos, jete de los dragones franceses. No estaba, sin embargo, lejos el día de un desastre para nuestro alcalde, porque atreviéndese à hacer frente à una fuerza numerosa, de franceses con que el general Sebastiani saho de Granada contra el, fue despues de ejecutar actos personales de la mayor bizarría, derrotado completamente, dejado por muerto entre los demás de la acción y metido después por los suyos en una cueva próxima á Lentegi, en la que hubo de mantenerse oculto 45 dias, hasta el de su curación (1). Amenazado alli varias veces de ser preso por los enemigos que le espiaban sin cesar por medio de sus confidentes afrancesados, y teniendo, algunas, que ubrirse paso entre ellos á fuerza de puños y destreza, lograba á fines de aquel año de 1810 trasladarse á Cádiz dejando á Guerrero al frante de la partida, reducida, con todo eso, á unos 200 hon.bres.

La desgracia del alcaldo de O...var, enfrió algo el ardimiento de los alpujarreños, apareciendo aquel país en todo el largo tiempo de su enfermedad y ausencia algo más sometado de lo que estaba durante la campaña que acabamos de recordar Mas luego veremos remacer allí el anterior espíritu con presentarse á sus antiguos amigos el ya coronel D. Juan Fernández, dispuesto á refiir con los franceses hasta verlos des aparecer de su tierra natal.

Cantpaña de Baza.

Pero si en Granada y Málaga gozaron en ese tiempo de relativa tranquilidad, no fué así por la parte de Murcia donde los españoles tentan concentrada una fuerza, relativamente también, considerable. Ya dijimos que el general Blake había sido llamado á Cádiz al verificarse la primera invasión de Murcia por Sebas-

<sup>(1)</sup> Fueron ló las heridas que recibió en aquella acción, de cuyas resultas fué como ha dicho Alarcón, el anios de La Alpujarra à lameras sus heridas en una cuesa, como sa verdadero león, para volver de nuevo à la lucha, todaria chorrendo sangre. Pero inmediatamento después le acometio rada enfermedad que le llevo postrado à otra cueva hasta que, curado, se traslado à Cádis para peutr al gobierno socorros que nunca había pedido y una posición militar que impusiera á sus sabordinados la obediencia y el respeto enya faita le había becho perder no pocas ocasiones para escarmentar á los enemigos. Lo consiguió con efecto y el 22 de abril de 1811 obtuvo el despa cho de coronel interino hasia nueva orden y á las del general Fredre, que lo era en jefe del ejército de Levante. Así lo dijo Caridad en en Diario.

HARAR FRI

tiani, razón para que fuese Freiro el encargado de defender aquella provincia Mas concluídos los trabajos de organización que se le encemendaron con el acierto que hicimos ver al enumerar los de la Regencia en el primer capítulo, el general Blake volvió á tomar el mando del 4.º ejército, cuya mayor parte, dijimos tamb.én, andaba operando en el anchuroso y ameno valle del Segura.

Acababa de llegar á Murcia á fines de octubre cua:-do, reuniendo su ejército que contaba unos 9 000 hombres, de los que 1.000 de caballería al mando del general Freire, se puso en marcha camino de Granada con la esperanza de sorprender á los franceses y ocupar acaso la ciudad y su A.hambra. El 2 de noviembre pernoc taba en Cullar sin que el ensinigo tuviera la menor noticia de tal suceso, tan sigilosa y rápida había sido la marcha, y el 3 se presentaba junto á Baza, donde el general Rey reunió a toda priesa á su fuerza las de los destacamentos más próximos y dió aviso á Sebastiani de la presencia de los españoles en la comarca. Su fuerza consistía en la división de dragones de Milhaud, que acudió luego formando seguidamente en la llanura con cuatro batallones que tenía al.í á sus órdones el general Rey y varias piezas de campaña (1).

El general Blake había dejado, no sabemos para qué, 2 000 hombres en Cullar, y al acometer á los franceses, dejó también la mitad de los que le queda ban, suponemos que de reserva, en las lomas de la

<sup>(1)</sup> Victorias y conquistas. dice que Milhand, que tomó el mando, no tenía más que 1.200 caballos, dos batallones del 82.º, 400 hombres del 83.º y una compañía de artillería ligera. A Blake le señala la fuerza de 10.000 hombres. Toreno dice que los infantes franceses aran de 2 á 8.000.

hermosa vega que lleva el nombre de La Hoya de Baza, formada por esas mismas alturas, derrames occidentales de la sierra de Oria y la que también es conocida con el nombre de aquella ciudad tan celebrada en nuestros fastos militares. De modo que las fuerzas españolas que iban á combatir aquel día, 3 de noviembre de 1810, en Baza no pasaban de 4 á 5 (00) hombres inclusos los 1.000 jinetes de Freiro.

Poco duró la acción; nada más que un par de horas. A las dos de la tarde la caballería española descendió al llaro por el camino de Cullar y, dirigiéndose hacia su derecha, formó en dos líneas, sostenidas en sus flancos por parte de la artillería y algunas guerrillas Las avanzadas francesas se retiraron hasta situarse al abrigo del grueso de su infantería quo iba a recibir cl choque de la española que avanzaba formada en columnas cerradas, dos á cada lado del camino. Pero antes de que se entablase la lucha entre los peones de unos y otros, españoles y franceses, al menos de un modo decisivo, los dragones de Milhaud, aprovechando un falso movimiento de nuestra caballería, algo desordenada con él, cargáronla con tal impetu, que no tardaron sino minutos en arro, larla y decidir su derrota. A ella signió, como era de esperar, la retirada de la infantería, incapaz de resistir el huracán con que los dragones la azotaron una vez lograda su tan ejecutiva como rápida victoria sobre los junetes sus enemigos. Unos y otros, jinetes y peones, corrieron á reunirse a las tropas que habían quedado en las lomas, dejando en el campo ó en poder de los franceses unos 1.000 entre muertos, heridos y prisioneros, 5 piezas de artillería y algunos caballos.

«Descalabro, dice el conde de Toreno, fué el de Baza que causó desmayo y contuvo en cierto modo el vuelo de la insurrección de aquellas comarcas. Adverso era en esto de batallar el hado de D. Joaquín Blake, y vituperable su empeño en buscar las acciones que fuesen campales antes que limitarse á parc.ales sorpresas y hostigamientos.»

Bien disculpable era en aquella corta campaña el afán de batallar en el general Blake Veíase á la cabeza de un ejército de 9.000 hombres ante el 4.º Cuerpo francés muy escaso en aquellos días de fuerzas, distraidas muchas en sus dificiles operaciones por la costa de Málaga y la Serranta de Ronda. Y si no hubiera dejado 2.000 de sus peones en Cullar y cerca de 3 000 en las lomas próximas á Baza; si emprendiera el ataque con más precauciones, las que exigía la presoncia de la división de dragones de Milhaud tan numerosa, aguerrida y maniobrera, es más que probablo, es seguro que los franceses no habrían esperado su ataque hasta que se les uniera Sebastiani, que corrió desde Granada á socorrerlos y llegó á Baza mucho después de haber sus tenientes acabado su victor:a

La ocasión no estaba mal elegida para hacer la punta sobre Granada. los procedimientos fueron los torpes y, por consiguiente, desgraciados

Lo de la reserva le sirvió al menos para que el 3.ºº ejercito de su mande pudiera retirarse con alguna tranquilidad y en orden, siempre relativo, al punto de su partida, á Murcia, para luego organizar la defensa de la frontera y en tiempos mejores establecerla su sucesor en el campo á que dió nombre la Venta del



Baul, situada en el alto que separa á Gor de la ciudad de Baza.

El Rey José en Madrid.

En la revista que estamos pasando de los sucesos, más ó menos importantes, ocurridos en la mayor parte de la Península, hemos dejado para terminar el presente capítulo los que tuvieron lugar en la corte del Intruso y tierras más próximas á aquel que parece debiera ser centro y base de las operaciones militares de los franceses, y corazón de una monarquía tan enfermiza, ya estaba visto, como falsa y traidoramente implantada.

Vogetaba allí el Rey Jose ni quendo ni respetado, y no decimos que de los españoles sino que ni aun de los franceses, entre los que hacía un papel bien desairado. Desde que llegaron à conocimiento del público los decretos sobre la nueva división territorial militar en que se daban á los mariscales franceses funciones y facultades en sus respectivos distritos con independencia casi absoluta del soberano rey de España, pero, sobre todo, cuando se confió á Soult el mando del ejército de Andalucía, reumón de los cuerpos 1 °, 4.º y 5.º, que era tanto como arrebatar á José todo recurso de fuerza y todo prestigio de autoridad, el papel, repetimos, que le tocaba representar al desgraciado monarca era el de la más despreciable y hasta risible soberanía. Así le comprendió él y le demostraren con harta evidencia sus quejas y lamentaciones, lo mismo las amargas dirigidas á Napoleón oficial y privadamente, como las con que trataba de revelar á Julia, su esposa, lo triste de su situación y el proposito de abandonar el trono y retirarse a vivir en Francia, pero lejos de París, con el decoro, al menos, de su dignidad personal.

\*¿Qué quiere (Napoleón) de mí y de España?, escribía á su mujer el 12 de abril de 1810. Que me anuncie su voluntad de una vez, y no me veré entre lo que tengo la apariencia de ser y lo que soy realmente en un país en que las provincias sometidas están entregadas á la discreción de generales que imponen los tributos á su capricho y tienen la orden de no atenderme.

El decreto imperial en que se confería á Soult el mando del ejército de Andalucía lleva la focha del 14 de julio, y el 8 de agosto siguiente el Rey José ignoraba toda la extensión del desaire que era evidente se le inferia con él. Para convencerse, em duda, de tan de nigrante desautorización como la que entrañaba una medida que le dejaría merme para con sus rebeldes súbditos y más aun para con sus procaces auxiliares, los generales de su despético hermano, envió al duque de Almenara á París con cartas para Napoleón en que le manifestaba la ya insoportable posición que se le Labía creado si se ejecutaban las órdenes de que se hacían eco los oficiales reción llegados de la corte imperial (1). Y por si no convencian à su hermano les razonamientos que le presentaba para demostrarle que, sin el mando y la administración de Andalucía, umca provincia en España en que podría esperar vivir, cha á verse reducido a la de Madrid, cuyos rend mientos (de 800 000 francos mensuales) eran tan inferiores á

<sup>(1) «</sup>Si se verifica cuanto refieren aquí los oficiales que llegan de Paris, le decia, hecho verosimil por la carta del principe de Neufoliatel del 14 de julio, si Vuesta Majestad me quita el mando del ojército de Andalucia y destina exclusivamente al ejército los rendimientos de aquellas provincias, no me queda otro recurso que el de abandonar la partida, y esta recolución es forzosa y no puede serme de modo alguno imputada.»

sus gastos (4 000 000), le anunciaba su propósito de retirarse à Francia. Allí y reunido à su familia, de la que estaba separado hacía 6 años, haliaria en la obscuridad doméstica, el cariño y la calma que le había hecho perder el trono sin darle, en cambio, nada. Desde entonces se fijó en su mente esa idea que se ve como próxima á realizarse en toda su correspondencia, en la seguida principalmente con au mujer, à quien, sin smbargo, escribe siempre que, como viviendo cerca. del Emperador, trate de sorprender sus proyectes para luego comunicársolos á él. De vez en cuando interrumpen esa agria correspondencia con el Emperador las cartas de felicitación por su enlace con María Luisa, sus días ó el nacimiento del Rey de Roma, en respuesta á las que, anunciando el primero y tiltumo de esos faustos sucesos, le dirige su hermano. Porque se ve a Napoleón contestar a las reclamaciones de José, no recta sino indirectamente y entonces por decretos que, en vez de calmar los recelos y el disgusto del rey de España, van á sumirie en la más honda desesperación. En 9 de septiembre de 1810, entablando una negociación para que se le indomnice de los gastos que ha becho en España y do cuantos sacrificios de todo género la ha costado su conquista, exige Napoleón se la coda la izquierda del Ebro. Pocos días después se bace á Mollien dar cuenta de los fondos enviados á España y, tres más tarde, de las contribuciones impuestas y de las sumas que se han entregado á sus ejércitos, haciendo ir á París á los receptores de ellas para, como si fuera nuestro Rey, castigarlos por sus dilapidaciones. En octubre hace saber á Caffarelli y á Reille, aunque en secreto, que pienza agregar á Franeia las Provincias Vascongadas y Navarra Por fin, entre despachos, todos atentatorios á la independencia de España y á la dignidad y prestigio del que se decía su Soberano, que había comisionado a Almenara con el encargo de gestionar la conservación de la única garantía ya que le quedaba de esos caracteres nacidos del tratado de Bayona, el Emperador expide el 7 de noviembre la siguiente comunicación á Laforest, su embajador en Madrid (1).

El Emperador reunió en Bayona á la nación espanola y le presentó uno de sus hermanos para rey. La nación española, por el órgano de sus diputados, le prestó juramento de obediencia. Creyendo así de acuerdo a la mayona de la nación. Su Majestad hizo un tratado con el rey de España.

Después, la nación española entera corrió a las armas. El rey, arrejado de su capital y de toda España, tuvo á toda España contra él, no fué más que el general de los ejércitos franceses. En tales circunstancias, Su Majestad entró en Madrid à viva fuerza y desde entonces se han dado muchas batallas. Andalucía y Sevida musma han sido conquistadas por el ejército frances; poro no por eso se ha unido al rey mingun español, no ha habido fuerzas españolas que hayan luchado contra la insurrección y 400 000 franceses solos, sin éllas, han tenido que conquistar todas las provincias, todas las plazas de guerra, todas las aldeas. España pertenoco, paos, al Eu perador por derecho de conquista.

Tomo IX

<sup>(1)</sup> La traducimos integra por el interés excepcional que ofrece documento lan peregrino, muestra del ohmpico desperho del Grande Hombre.

Poca cosa sería el rey de España si no fuese hermano del Emperador y general de sus ejércitos: sería tan poca cosa que no hallaría un villorrio de 4.000 almas que no fuese más fuerte que todos los partidarios que pudiera tener en España. Su misma guardia es toda francesa, y ni un solo oficial español ha vertido su sangre por el rey v

«Su Majestad no tiene, por consiguiente, para que dudar en sus decisiones sobre los asuntos de España por los tratados de Bayona. Esos tratados no han sido ratificados por la nación española y Su Majestad los considera como no celebrados. Así, creo yo, lo tiene suficientemente expuesto al entrar en Madrid, é hizo saber que, si no se sometia el país, tomaría para él mismo la corona de España.»

Sin embargo, habiendo leído Su Majestad en los periodicos ingleses las actas de las sesiones de los in surgentes reunidos en la isla de León con el nombro de Cortes, ha querido dar una prueba dei deseo que abriga de conciliar todo y hacer más fácil la situación de su hermano. Para eso, me ha encargado enviar á Madrid al marqués de Almenara con la misión de aconsejar al rey y al gabinete de aquella corte que se entiendan con el de los insurgentes y le propongan el convenio de Bayona como base de la constitución de España. Su Majestad reconocerá así ese tratado, si los insurgentes lo reconocen de buena fe y se muestran deseosos de ahorrar la sangre que, de otro modo, habría de derramarse aún »

\*Ese es el sentido en que debéis explicaros con los ministros y con el rey mismo. Y sea que se tome el partido de insinuarse secretamente con el gobierno de (

los insurgentes, sea que esas insinuaciones se apoyen con una declaración pública hecha por el Consejo de la nación, apoyaréis esos pasos y lo aprobaréis todo, pero sin escr.bir nada. Declararéis que el tratado de Bayona esta hace tiempo considerado como nulo, pero que Su Majestad estaría dispuesto á renovario si lo adoptara el gobierno de los insurgentes haciendo cesar una lucha que no aprovecha mas que á los ingleses. No haréis esa declaración verbal sino en la ocasión de haberse dado el primer paso y en la de que fuera necesario apoyaria con vuestra intervención, y no tengo para qué deciros que esas insinuaciones se harán en el supuesto de que el ejército francés haya entrado en Lisboa y se hayan reembarcado los ingleses. Las últimas noticias que se tienen del ejército de Portugal son del 16 (de octubre); se conocen por los diarios ingleses que suponen á los dos ejércitos uno frente al otro el 15 á cinco leguas de Lisboa.

Emperador para que comprendais bien el partido que habréis de tomar en circunstancias imprevistas. Su Majestad es sincero; y si, efectivamente, la toma de Lisboa y el paso dado por el gabinete de Madrid lograran decidir á los insurgentes, entre los cuales hay muchos hombres razonables, á entrar en un arreglo, Su Majestad, además de una rectificación de fronteras que le proporcionase posiciones que cree indispensables, consentaría en la integridad de España, pues que esto dejaría disponible la mejor parte de sus tropas y acabaría una guerra que aún puede costar mucha sangre »

«Pero si esta tentativa no tuviese éxito, como es de pensar, Su Majestad quiere con ese paso: 1.º, demostrar y hacer confesar á los españoles que el convenio de Bayona no existe ya, 2.º, hacer la sinrazón de los in surgentes más patente y dar una prueba de la locura de la Inglaterra que tendaja por qué arropentirse, y la falta que cometerán los ministros, responsables de haberse opuesto á la integridad de las Españas, 3.º, en fin, hacer que Madrid y el gabinete español convengan en que la insurrección ha sido la causa real de la pérdida de España y no los asuntos de Bayona.»

«Así, conociondo las intenciones del Emperador, podréis bablar con seguridad.»

Este despacho, dirigido à Laforest por su Ministro de Estado (des affaires étrangéres), equivale à todo un libro que se pudiera escribir sobre la conducta de Napoleón en España.

Todo puede explicarse con su lectura, lo inicuo de los procedimientos usados para arrebatar la corona de España de las sienos de sus legítimos poseedores, el arte con que el usurpador ocultó su ambición de dominar la Península entregando à quien tendría que decarse otro él, mejor que la soberanía, que, de reservársela para sí por derecho hereditario ó de conquista, pudiera concitar los ánimos más aún de lo que ya estaban, una administración que le permitiria disponer de todas las fuerzas vivas de una nación que todavía se llamaba grande, el caprichoso juego de quitar y devolver à su hermano la corona en an jornada de Madrid á fines de 1808, y el afán con que buscaba camino para con nuevos engaños, tan torpes como los anteriormente ensayados, atraerse la sumisión de nuestros padres, incontrastables en su lealtad y patriotismo. La lucha suscitada en su corazón ante la resis-

а ^

tencia española, cuyo a cance no podía en su orgullo sospechar siquiera los obtáculos que encontraba hasta en su propio hermano, desecso, para congraciarse con los españoles, de hacerles manifiestos sus propésitos de una independencia cuyo espíritu y cuya proclamacion pudieran halagarles, el fracaso, que bion calcularía, de la extraordinaria musión confiada al ejército de Portugal, que aba á dar asiento sólido ya para toda la guerra à la intervención inglesa é infundir alientos a España, si es que los necesitase, para proseguir en su empeño con tanto calor tomado y con pertinacia sin ejemplo más que en su mismo seno sostenido, la creación, por fin, que veía en España de un gob erno regular cuyas disposiciones eran por todas las provincias obedecidas, como emanadas de las Cortes, representacion la más genuina de las aspiraciones, los intereses y la fuerza de todas ellas, todo eso, repetimos, explica, sin descender à mas detalles, por importantes que son les que podríamos anunciar, la expedición de un despacho que. aun así, debía permanecer por mucho tiempo secreto y que ni la franqueza sigutera ofrecia de presentarse escrito á las partes más interesadas en la ejecución y el éxito de las disposiciones gravísimas que encerraba-Estaba inspirado en el maquiavelismo, no de la fuerza en que paroce debía apoyar sus proyectos ambieio sos quien de tanta disponía, sino en el de los obscuros manejos de la impotencia, considerandose, con todo. hábil hasta creer que, después de tres años de pruebas, de sangre y desolación, lograría engañar á las víctimas de sus desapoderados apetitos

Es verdad que eran aquéllos dias de apremio para la ejecución de nuevos pensamientos que su ambición



y mala fe le andaban provocando. Empezaba á tomar cuerpo una crisis inesperada poco antes, amenazando con otra lucha de las que, por su grandiosidad y consecuencias, para él y en su endiosamiento probables, halagaban más sus instintos y manera de ser, hechatal con los à veces inverosímiles triunfos, providenciales, según le parecían, para la regeneración política del mundo puesto, puede decirso, en sus poderosas manos Al entablar esa nueva lucha que seria con la Rusia, á cuyo emperador, su amigo, había tenido engañado mioutras lo necesitó para dominar en Occidente, y que, saliendo del estado de fascinación con que pretendía atraerlo para siempre à sus exclusivos intereses, se le presentaba armado de un poderío que le sería difícil numillar, necesitaba poner término á la ya dilatada, sangrienta y aniquiladora que, tan sin fruto además, le distraia, como declaraba en su despacho, la mejor parte de las tropas del Imperio. Sometida España por arte ya que no por la fuerza, no sólo podria disponer de aquellas tropas, sino que utilizaria las nuestras, como ya habia hecho en el Norte de Alemania con lus del marques de La Romana y en Portugal con las de la Península, y como iba á hacerlo con las de todos los países de Europa anexionados al Imperio, sometidos á su influjo ó afectos á su alianza. ¿Quién se atrove á calcular los resultados que hubiera podido producir la sumisión de España á las voluntados de Napoleón cuando hay quien atribuye el desastre de Rusia y los sucesivos de 1813 y 1814 en Alemania y Francia á la resistencia española, y quien le aconsejaba el abandono de la Península para tener fuerza con que conservar libre su imperio de la invasión extranjera?

1

En vez de todo eso, la habilidosa política que inspiraba el despacho de 7 de noviembre á que nos vamos refiriendo, resultó ineficaz y hasta desgraciada forest adió cuenta de aquel documento al rey José? Es lo probable; y, sin embargo, en las Memorias de aquel desdichado Príncipe no se halla ni rastro de un despacho que parecía deber producir resultados su mamente transcendentales. El secreto y las reservas que se recomendaban al embajador francés a, ordenarle que no escribiese nada, harían quizás que José no lo comunicase ni aun lo mencionara siquiera á su mujer á quien nada ocultaba, su mejor confidente en las penas que le afligian.

Algo singnifica en este sentido la circunstancia de que once días después de expedido el despacho apa... retirarse a rezca en una carta á Julia la decesión de su mando, terminante, con todos los caracteres de trrevocable, de abandonar eu residencia en España y trasladarse á París, aun cuando permaneciendo á una distancia de 50 leguas hasta que el Emperador le manifieste el deseo de verle. Pero significa aún más el que, habiendo llegado á Madrid Azanza y Almenara, vuelva José a oscribir el 12 de diciembre que no cambia de determinación, esperando realizarla en cuanto pueda hacerlo con honor, y quejandose, como siempre, de que Najoleón no quiera escuchar la voz de un amigo, de un buen francés, de un buen hermano. Le detienen tan sólo la falta de noticias de Massena y la contestación, que espera, de Julia á sus cartas del 18 y 19 de noviembre, en que procuraba por las gestiones que hiciera en Paris conocer las intenciones del Emperador, así sobre su ulterior destino como sobre el pensamiento del en-

lace provectado de Tascher con una de sus sobrinas. Otro asunto debió, sur embargo, sarvir à Jose para disculpar ante su mujer y para consigo mismo la falta de decision en sus ideas y proye tos. Si ha de creerse á sus Memorias, un parti lo en Valer em, á cuya cabeza se hallaba el Arzobispo y suponiéndose representante de la mayoría de los habitantes de aquella ciudad, le habia dir g do proposiciones para sometersole y recibirle como á su soberano. De dejarso llevar de su voluntad y do la convicer in do sa conveniencia, se habría inmediatamento puesto en marcha para recibir. el pleito-homena e de los valencianos, pero á pesar de su pensamiento do returarse á Francia, lo legal parece. que debra darle anime para « à dar el térimine de su remado con proeza tan ir signe ó recuperar el prestigio que hubiera per lido, se detuvo a esperar las órde nes del Emperador, no fuera á contrariar sua disposiciones, esto es, las que pudiera haber dictado a sus mariscales y, on a siel case, al general Suchet. La comunicación del Intriso no dió resultado alguno, no teniéndose cuenta en París ni despues en España de aquellas absurdas noticies, se o por el creidas. Por el contrario, á las reclamacios os que hacia José para dat fuerza á su autoridad soberana y a su mando malitar, se le anticipaba a orden de reponer à Belliar.1 en el gol ierno de Madrid, no dando á quien no fuera francés cargo alguno entro las tropas francesas, y se lo bucía saber después, aunque in lirectamente, que Valencia caería por si misma cuando Suchet se hubiera apoderado de Tarragona

Las habilidades, pues, de Jos : no producian efecto alguno



Todavía pasaron tres meses antes do que José Napoleón se atreviera á significar al Emperador su resolución de retirarse á Francia, y aun entonces con tal timidez, que bien electromente revela o el respeto que sentía hacia tanta grandeza y caracter tan frierte ó el ningún deseo que abrigaba de dejar el trono de España si se la hacían concesiones para ocuparlo con alguna dignidad, por escasa que fuera «Señor, le escribía el 24 de marzo de 1811, mi quebrantada salud en los últimos diez días me obliga á abandonar este país para buscar mi restables miento en el seno de la familia.»

El aire suave de Mortefontaine y la tranquilida l de espírito me dovolverán quizás mi primer vigor »

«Mi presencia aquí es hoy por hoy completamente inúti ; en l'arís me acomodaré à los descos de Vuestra Majestad. «

«Y le ruego que crea que con buena como con mala salud, en la buena como en la mala fortura, 1 o tendrá Vuestra Majestad nunca persona que le sea más adicta rey ő súbdito, sere siempre el mejor amigo le Vuestra Magestad, su más leal servidor y su hor nuano más amunto, y sabré, según Vuestra Magestad lo desee, querorlo en silencio y no importunario con sontim ontos do que, sin duda alguna, participa »

Sin contestación a despacho que tal gravedad patecerta entrañar para la marcha de las oporaciones militares en España, de ser José tal rey como se proclamaba, y para la política de Napoleón, de tenérsele en algo, e 23 de abril emprendía su jornada para Francia tan desengañado de lo que podía esperar de su bermano, en cuanto á mantenerle en el trono con el

& marcha.



decoro necesario para hacerse respetar, ya que no querer, de sus súbditos, y que fuera medianamente obedecido de los generales franceses que no hacian de él easo alguno (1). ¿Cómo, así, continuar en Madrid aislado de los que no delucran seguir otra dirección que la que el les imprimiera, y, hestilizado em cesar de unos enemiges que, conociondo ese assamiento por el abandono en que le veian, se mostraban 4 él todos los días á las puertas mismas de su palacio, espiando el momento de atraparlo entre sus garras para sacrificarlo á su furia patriótica?

Las greetridor de Madrid.

Porque, efectivamente, ya que no grandes ejércillas en drare tos que smenazasen con la reconquista de Madrid,

"Qué había de ser al entre sons nefinica las había que hacian penens à los inspiradores de la Gecris que la entrevista. de los dos hern ance podria tener lugar en Vitoria 6 Bayona?

Después de lodo no era facil que Napo con contestara á squel despacho, porque fué interceptado por los españoles. El Suplemento 4 la Gaceta de la Regeneja del martes 11 de juniude aquel año de 1811 lo inserte integro en frencés y esetellano, con otras sertas de Asausa à Urquijo y de Relile à Besendres.

El concentacio puceto al despacho de José dice aci. «Enta carta, escrita toda (como se supone) de mane prepia do Jesé, muestra que Napoleón se bace das una especie de adoración hasta de su familia y muestra tembies el estado de hundilacion en que tiene à les principes que reciben de él el cetro y la coroca. -- Fapañoles secuelese, ved el lenguaja que uno que se llama rey vuestro gasta son un principe extranjero una en la independencia que se os ha ofrecido, no tandreis stra.»

La Gaccia la despedía así →El Rel nuestro feñor ha calido cela mañana para verra con su augusto hermano el Emperador de los franceses, pero aún no sabessos el la entrevista se tendré en Vitoria, su Marrac é en Paris. S. M. no Neva cemsigo mas que la precisa servidumbre, y una pequeña escolta de su real guardia. Le acompañan en este visje el ministro de la Guerra y el ministro secretario de Estado; y ha disputeto qua, durante su sucencia, los demás ministros que quedan cu cota capital se renzam en el real palació à lo menos una vespor semana para el desparlio de los negocios más urgentes gún lodas las seña se no puede dudarse que la ausencia de 8 M no será larga. s

atentos, como estaban los españoles y sus aliados á resistir la acción de los del Emperador de los franceses en Cataluña, Portugal y Andalucia, se veria José asediado siempre por las partidas de cien patriotas que lo ten drían como en reclusión perpetua dentro del palacio de los reyes de España. Esos patriotas, según la frase de un historiador de aquella guerra, defensores modemos del príncipe y del pueblo, volaban á enjambres en derredor de la capital como las abejas alrededor de las colmenas saqueadas por enemigas manos ¡Ay del que, temerario ó torpe, se atreviera á traspasar los límites fortificades de Madrid, perque un momento después cata herido o muerto por la lanza de un Empecinado ó un Palarea, ministros de las iras nacionales, anhelantes por satisfacerlas ofreciendo el sacrificio de sus enemigos en holocausto à la Patrial

A enjambres decimos; porque no otra cosa eran tantas partidas y tantos guerrilleros como campeaban' por la provincia o batían las estradas de la capital de España à las provincias. Ademas del Empecinado, que desde los territorios de Guadalajara. Cuenca y Soria, se descelgaba con tanta frecuencia sobre Madrid, hacíanlo puede decirse que todos los días sus tenientes D. Nicolás Isidro, Mondedeu Sardina, Abuín, sacerdote, el primero, y organizador, con un hermano suyo, de los tiradores de Sigüenza y los Voluntarios de Guadalajara. Otros varios, Luzón, Ralla, Bouzas, Hernando y otros y otros, con tribuian con les auteriores à tener siempre en jaque à la guarnición de Madrid ó volver loco al general Hugo, que si llegaba á descubrir alguna vez al 10fe de todos ellos, al impalpable D. Juan Martín, era para perder

gente, convoyes ó puestos militares estab ecidos en las poblaciones de mayor importancia militar. Moraleja, Prieto, Garrido y el Fraile so mantonían generalmento en la provincia misma de Madrid, en la de Cuenca campeaba el médico D. José Martinez do San Martin. uniéndose á veces con su compañero de carrera Palarea. que capitaneaha en les montes de Toledo y el valle del Tajo, à un Bustamento (el Caracol) à quien siempre se veía á la zaga ó sobre los fluncos de los grandes destacamentos franccess, a Sesoña, el Pellejero, y á dos amazonas, la Martín y la Puorta, que ya homos citado autoriormento, peleando en la raya de Extremadura, mas fieras aun y activas que les hombres que habían re lutado con sus exortaciones patrioticas 6 su hacien da. Y no se crea que hemes nombrado á todos los cabe illas que se dedicaban en el centro de la Península. mojor que á hacor la guerra, á cazar franceses, no pocos indej andientes de los jofes de las grandes partidas y algunos evagerando sus demastas hasta hacerse blanco de la parsecución de sus mismos compatriotas.

Durante el verano de 1910, los Gómez, Moraleja, Torres y Abril destrozaron varios destacamentos fran ceses junto à Toledo, Aranjuez, Alinonacid y Añover costigando la audacia y los atropellos de aquellos fa mosos dragenes, objeto predilecto de nuestros vengativos guerrilleros, y la guarmeión del Escorial salio escarmentada por Palarea en cuantas ocasiones trato de proveerse en Madrid de municiones ó viveres En octubre, las operaciones de los guerrilleros tomaron carácter más agresivo aún y de mayor importancia. Sun Martín, est mulado por el general Bassecourt desde Valencia y con el ayuda de tropas de las que guar

necían á Cuenca, se dirigió contra la columna del coronel Forestier que desde Tarancón, donde se hallaba, hubo de retirarse a la derecha del Tajo. Si repaso este río para avanzar á Uelés, no tardó tampoco á retroco der, sabiendo que á San Martín se habían unido to das las partidas de las inmediaciones, esto mientras Palarea y Moraleja sorprendian en Yuneler un convoy destrozando su escolta que trato de dafenderse en una erinita proxima, y haclan fusilar en Añover á varios franceses de aquel destacamento con excepción de uno solo (1), y mientras Chaleco (D. Francisco Abad), y Francisquete (D. Francisco Sanchez), cogian junto a Consuegra dos convoyes considerables de armas, municiones y ganado

Gran consternación introdujeron esos sucesos al ser conocidos en Madrid, donde los partidarios del Intruso se consideraron expuestos al peligro de caer el día menos pensado en poder de auestros guerrilleros, an escasa era la fuerza conque se podia contar para rechazar sus ataques Muchos, hasta incieron sus preparativos para abandonar la corte, la cual tampoco de o de hacerlos por su parte; tal era el desánimo de cuantos la componían, cuya desloaltad, bien lo calculaban, no habria de quedar impune. El rey Jose Inzo aumentar el múmoro de las fortificaciones y est eclalmento puso úsadvo el convento de Atocha, padrastro, en un caso, de las que en el Retiro constituian, la cia ladola de Madrid.





<sup>(1</sup> Aquel francés fué enviado à Madrid con un mensaje en que, ai dar conocimiento del desastre de sus camaradas, manifestara à la autorione que aquello se había hecho en represairas del asesinato de cuatro guerrilleros cuyas cabezas además habían los franceses expuesto en los pueblos de la comarca.

y único refugio de la corte si Madrid era invadido. Llamó además á si las fuerzas destacadas á la Mancha. con el general Lorge, las de Lahoussaye que andaban por Toledo, y las de Hugo entretenidas en Guadalajara y Sigüenza en persecución del Empecinado. Este era quien con su acción contínua preocupaba más al Intruso, quien nunca conseguia establecer la comunicación, que tan necesaria le era, con Suchet y su cuerpo de ejército. Por esfuerzos que hacía el general Hugo con tal objeto desde Guadalajara y desde Brihuega y Trillo para dommar aquel país y mantener los pasos del Tajo en él, era raro el día en que pudiera considerarso l bre de las agresiones del incansable y tan temido guerrillero. En una ocasión, el 14 de septiembre, en que el francés creyó asestar al Empecinado un golpe acaso decisivo, se dirigió a Cifuentes donde efectivamente le esperaba el guerrillero español. Rado fué el combate, durando desdo poco despues de mediodía. l'asta la noche sin que nuestros patriotas desalojaran del todo la población, una parte de la cual ocuparon los franceses entregándose, como de costumbre, al pillaje y, lo que fué peor, al incendio del caserio. Al amanecer del 15 se hizo manifiesto aquel estrago, y furiosos los empecinados se lanzaron á la persecución de los franceses que «e retiraban, después de tal hazaña, al punto de su partida (1).

<sup>(1)</sup> Véase cómo explicaba la Guerta del Intruso aquel acto de barbane. Dice así «Poeterformente, dada otra acción en las im e disciones de Citorntes, y arrollidas las particas insurgentes en todos los puntos que ocupaban por la brigada de las tropas francisas y españolas al mando del mismo general Hugo, advirtió éste desde la capilla Inmedista á la villa, donde tomó posición con sus tropas, la explosión de un aluscen de municiones pertenecientes al enemigo, y que arrojando varias

Ya para entonces la Regencia, conocedora de los servicios que estaba prestando el Empecinado y de su victoria del 29 de agosto en Retortillo, donde destruyó una columna muy numerosa de los imperiales, le había conferido e. empleo de brigadier, atendiendo, decia, á sus servicios y modestia en no haber solicitado cosa alguna Esta recompensa, si extraordinaria para hombre de las condiciones de cultura del guerrillero castellano, era justa, y si aún necesitara acreditarla mas, luego acometió empresas que serían increibles sin el sello ir gurosamente histórico que las certifica. Porque, lo mismo que el 23 de noviembre sofocaba con su sola presencia una sublevación de las fuerzas que se le iban agregando, atizado el fuego de la discordia en éllas por un miserable traidor, tránsfuga fing do del campo francés, rechazaba las proposiciones que en diciembre le dirigla el general Hugo para que abandonara la causa de la patria (1). Bloqueó, ast puede decirse, Guadalajara, Brihuega y Torija en octubre, no permitiendo á sus presidios comunicai

¿Se concibe tal torpeza para explicar la derrota y la venganza ruín de las gentes del general Hugo? ¡Sus hon bres y, sobre todo, sus caballos víctimas del incendiol ¡Guerrilleros con almaceues de municiones en Cifuentes, como si fuera en una plaza de guerra o un punto escondido de la sierra!

teas encendidas, comunicaban éstas el fuego á otros edificios, que ardieron con violencia toda la noche por razón del excesivo viento que por desgracia corría. En vano intentó el general el apagar el incendio. Antes bien le fué preciso abandonar el pueblo con pérdida de algunos hombres y capallos, víctimas de las llamas, que se habían extendido á todo él, variando aquella noche su postetón, y dando lugar á sus vecinos para que al arguente día puederan apagarlo.

<sup>1)</sup> La correspondencia del Empecinado y Hugo es interesante para la historia del célebre guerrillero, en la general de aquella guerra ocuparia un espacio necesario para atender á tantos asuntos como comprende.

entre sí, sun hallándose tau próximos, sino con fuerzas que á veces lué necesario llevar de Madrid, Ni la fuerza, ni la intriga y seducciones lograron vencerle. y si cuando Belliard, atendiendo à los ruegos de Hugo. le enviaba tropas y cañones y caballos, se veía en la precisión de abandonar el campo á los enemigos, como el 9 de d.c embre, por ejemplo, en Cogolludo, no pien se dividian para mejor perseguirle, atacaba sus cantones y convoyes de que por lo regular se hacía dueño ó destruía. Diganlo Jadraque y Atienza que en aquel. mes obtuvieron su liberación, siguier poco duradera, a favor de energia en el primero de aquellos pueblos y de estratagemas en el segundo que honrarian al general más experto «Sersible, dice un su admirador, à los males que sufrirían los vocinos de Atienza con tener allí la co umna enoraga sin poder ir en su socorro, mundó un paisano á Hugo para que le avisase de lo que ocurna en Jadraque, y con este ardid le hizo lesocupar el pueblo para venir en auxilio de sus camaradas: cuando ya estaba cerca emprendió el héroe Martin su marcha ; or el camino de Bribuega; y creyéndose aquel general que iba con anm o de atacar la guarnición fué en su seguimiento, pero el Empecinado mudando en Lompo de dirección pasó a Sigüenza, y consiguió que la columna francesa, después de fatigada y de suf.ir la perdida de una tercera parte de su fuerza, desisticse del empeño de destruirlo, y se volviose à descansar en el seguro que le ofrecia la artillería de las murallas do Guadalaxara...

No es extraño que á pocas como aquélla se le trastornara el juicio al fogoso, impresionable y petulante padre de Victor Hugo.

Las guarniciones después, ya en enero de 1811, de Tarancón, Villarejo de Salvanés y Arganda se vieron amenazadas por el Empecinado, más que por secuestrarlas, para impedir sus correrías, s.empre asoladoras, en la izquierda del Tajo, sin que eso obstara para que, revolviendo sobre S.guenza, escarmentara al sanguinario Roquet que había salido para aquel punto desde su abrigo de Aranda. Ya desde allí, velvió al Tajo á proteger la retirada de Villacampa que, perseguido desde Aragón por el general París, se dirigia á Checa y la Hoya del Infantado, donde lo hubiera pasado muy mal si el Empecinado con sutilezas militares, las mas ingeniosas, y por fin con las lanzas de sus valientes no hubiera estorbado la asistencia de los franceses de Tarancón á la cita que se les había dado al mismo tiempo que á los de Guadalajara y otros puntos de las márgenes del Tajo. De Priego, luego, ya en marzo, de donde, aunque vencedor, creyó deber returarse D'Armagnac, que con corca de 3 000 hombres y algunas piezas había acudido á aquel campo de concentración de las partidas que la junta patriótica de Guadalajara y las autoridades de Caenca habían mandadose reumeran, así como de Molina, cuya guarnición nologró sorprender en el fuerte á que se había recogido, el Empecinado volvió al Tajo para, en unión con Vi-Lacampa, apoderarse del puente de Auñón, único que dejaron los enemigos libre para su paso de una orilla á otra. Era importante el conseguirlo después de la destrucción de los de Pareja, Trillo y Valtablado; así es que los dos jefes españoles acometieron la empresa llevándola á ejecución con toda fe.icidad el 23 de marzo. Los franceses tenían fortificado el puento con un reducto

Томо тх

guarnacido por fuerzas del Real Extranjaro que esyeron en poder de los nuestros que las atacaron, unos de frante, bayoneta calada, y otros de flanco después de haber vadeado el río. El coronel Hugo, que mandaba alk, se retiró al pueblo; y al verse de nuevo atacado por los supañoles se encerró con sus dos batallones en la iglesia, en la que hubiera sido también asaltado sin la llegada del general Hugo, su pariente, que acudió apresuradamente desde Brihuega donde se hallaba en aquellos momentos. Aun así, los franceses todos abandonaron luego al puesto, y el puente quedó libra, y expedito el paso del Tajo para en adelante. Las pérdidas fueron considerables de una y otra parte en tan obstinado y largo combate; no, ompero, las que aparecen en los respectivos partes, exagerados á todas luces (1). Lo cierto es y lo glorioso para nuestros guerrilleros del centro de la Península, que por algún tiempo no se ejercitó la iniciativa francesa contra ellos; y, por el contrario, las tropas impariales se redujeron á mantener los puestos que les eran necesarios para sus comunicaciones con los demás ejércitos. Sólo un mes después apareció por la provincia de Cuenca el general Blandeau con fuerzas tan numerosas que ni Villacampa; que

Achaque común de los beligerantes en eus partes oficialest

<sup>(1)</sup> En el de Hugo, eleva las bajas de los españoles al número de 700 à 800 y el de 100 pristoneros; las suyas las reduca à la de 21 muertos, 80 heridos y otros 25, también heridos, que habían quedado pristoneros. No recuerda que scaba de decir que sólo en el reducto habían sido cogidos todos sus presidiarios

Es verdad que, sumadas las bajas de mestras guer llas en derredor de Madrid según aparecen en la Gooria del Intruso, representan una cifra superior, podríamos decir, no cólo 4 la de los que las componían aino de los habitantes varones de las provincias en que se habían levantado y operaban.

ah A M

aún permanecía en la izquierda del Tajo, ni el Empecinado pensaron en hostilizarle; dejándole acabar lo que él llamó un paseo militar por Priego y Valdeolivas

Tal era el estado de la lucha en las provincias inmediatas á Madrid cuando José Napoleón emprendió su marcha á Francia, si no más inclinado á establecerse con su familia en Mortefontaine que en seguir reinando en España, pretendiendo de su hermano recursos, facultades y autoridad con que sobreponerse á los altaneros é indisciplinados generales franceses y gobernar un pais que en ocasiones creía bien dispuesto para aceptarle como soberano capaz de hacerlo feliz y respetado.

Los progresos, sin embargo, de las armas francesas, que hacían suponer la invasión de Andalucía y la entrada de Massena en Portugal, quedaron paralizados en Cádiz y Lisboa, cuyas líneas en ambos puntos bien y pronto se vió que eran inconquistables. Galicia estaba libre de mucho tiempo atrás y Portugal lo estaría muy pronto del todo; Asturias esperaba de un momento á otro ver á Bonnet traspasar la cordillera pirenáica para unirse a Serás ó Kellermán, á quienes se mandaba desde Paris apoyasen las operaciones del Príncipe de Essling ó le ampararan en su retirada. Los demás ejércitos franceses harto harían con mantener la ocupación de los países invadidos, alarmados, como estaban, con el sinnúmero de guerrillas que cada día los acosaban de todos modos y con el mayor encarnizamiento.

En Cataluña, y esc en las márgenes del Ebro tan sólo, era donde el talento y la prudencia del general

Suchet habían conseguido, además de alguna tranquilidad, relativa siempre, en Aragón, su base de operaciones y depósito general de los recursos que pudieran serle necesarios, ir paulatina, metódica y progresivamente asegurándose de plazas que, como Lérida y Tortosa, encerrarian á la sublevación catalana en su territorio, privándola de los socorros que se tratara de hacerla llegar para su mejor defensa. Por que si la conquista de Badajoz representaba un progreso, ni se había intentado con otro objeto que con el de establecer la comunicación del ejército de Andalucía con el de Portugal v umrse después á él, m había dado smo un resultado efímero, puesto que á los pocos dias de la toma de aquella plaza y de la portuguesa de Campo Mayor, asomaban las tropas aliadas que no tardarían en reconquistarlas para sus señores naturales.

No había, pues, para qué los franceses y menos su soberano se forjaran ilusiones de ningún género sobre la sumisión completa de la Península, y una campaña más, la que vamos á recordar en el tomo próximo, les haría comprender la ya decisiva y hasta rápida decadencia de sus armas en guerra tan larga ya é infructuosa para ellos como la de la Independencia española.

# **APÉNDICES**

Google

јиа Анада — Ин

ngtized by Google

### APRNDICES

# NUMERO 1

Estado de la organización y fuerza efectiva y disponible que tenus en 1.º de abril de 1810 la parte del ejército de Extremadura que concurrio a la defensa de Cadiz é Isla de Leon.

| Divisiones<br>Fana<br>Comandantes                        | due 'sé combon'an<br>Cresbos                                                                                                                                                        | DISPONIBLE   |       |            | BAJAS -      |             |           | TORREST TOTAL          |       |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|-------|-----------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                     | Jeies y off- | Trops | Caballos ; | Jefes yoff ' | Treps       | Cabantos. | Jefes y off-<br>ciales | Trops | Caballos. |
| VINGUARDIA<br>Brigadier Dom<br>Jone Javice<br>Lurdinibal |                                                                                                                                                                                     | ) 153        | 3184  | ١          | 4"           | 1051        | 2         | 200                    | 4285  | -         |
| 1 a pression<br>Brigadier, Don'<br>Losé Latorre.         | de Reales Guardias Es-<br>pañolas — 4° tdem —<br>Iriauda — Va etala y                                                                                                               | 187          | 1849  | ٠.         | 38           | 1127        | -         | 175                    | 2976  | •         |
| 2 ° pivigios<br>Brigadier, don<br>Ramon Polo.            | Provincial do Ciudad-<br>Rodrigo — Idem de Si<br>gue 1926                                                                                                                           | 247          | 3597  |            | 52           | 2012        | ,         | 299                    | 5949  |           |
| Capallería                                               | Cobathria Chistmyn — V l'avictona — Volun- tariar de España — ( a zadores de Sevil a — Pers gui ores de A — dalte a — 2º de Lush- tania — Principe Desmontados Cara- bineros reaces | 291          | 2058  | 116.       | 40           | <b>8</b> 30 | uk@       | 82J9                   | 2595  | 175       |

| RESTIMEN | GENER | $\mathbf{AL}$ |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

| DIVISIONES                                                |                          | DISPONIBLE                   |          |                      | BAJAS                       |             |                            | FUERZA TOTAL                 |           |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-----------|--|
|                                                           |                          | Trops                        | Caballos | Jefes y of           | Trops                       | Caballos.   | Jefes y of                 | Tropa                        | Caballos. |  |
| Vanguardia  1 * division  2 * idem Division de Caballe.a. | 158<br>137<br>247<br>299 | 8184<br>1940<br>3897<br>2068 | 1.67     | 47<br>38<br>62<br>40 | 1051<br>1177<br>2052<br>810 | 588         | 200<br>175;<br>299<br>889; | 4286<br>2976<br>5949<br>2898 | 1750      |  |
| SONA TOTAL                                                | 830                      | r1018                        | 1167     | 177                  | 6040                        | <b>68</b> 3 | 1011                       | 16068                        | 1760      |  |

### NÚMERO n

. It they was manufact to furnesses furnic Control do Procte a furture -finger been todo tem do a to correct contains congress in racing apaufters on Christ promision to in round marks, part can be recentled an old per tous citizat y pomos material du comen ess alamin. Colleges y procés en ded Lorendos, desegues de percedas, som estrepor construe a col con e executação que min comprise the end of the control of the preference time in the interest day y con two fruttermen econolitad by demogration arguinds to next parentarious. dynamically care in control of control of the best of the control of the care Operation of the state of the state of the property of the property of the state of printt cen & in ibginoglation ill Die & unstelligen und nochen gift tim ib Anneching printers. On the definition of the control of die der pareit in derbedungen der ein der ein der eine der eine eine eine eine eine eine depth in the court of the state du entra a con comunicat y diversional procession and in tweet section dis the gran dengt to even sure a ... O the bill acre court tot a se correcte han a second of the companion of the part of the part of the part of Is greaten do consult to an energy to the domes means to autofiness the trained that their period as y emerge as prival face cap. I " type done where he section is not on group appoints no must be in the stamp contract of exception deting an arrand on the coart that and present are pullered appears. In cop gather and wigner y miner to sin distribute on an portion or unait on would against the process and each district for them of the time for the district for the time. physica do chara phytician de bana decadelador lating art providud y misposition in a More off dens do imperior and miles some and an employee part to the provinging as an existence of the province of the province being the glandrand to digree as a morter was principle a last entremptories que las haven de to communicate an 1.º de onte por pret le a time que que poeda tant ger de renne e en er à une part e 16 . Le cara per la majo enterio par un o miliado... o " sente tensposo do te tres, as assesso do tenof b bit solven arm to be deep solven by the contract the contract michaely ensure trains, any process do red about a construct do construct de final ensure eters y pro- studies has an encount to y a breastain hay its reasons on y appropriated day to come todach die of most gige & date fin north bott poor in man diesere. In the life to the process and notice positions and financially presenting at a national dis-tribute programme continue. A \* a committee only on the good on in actions arisin no en this apprehen con analoga y bet-neda redentes can demán pro-sequent y declaración que senera é appurtante nyerocción requienta al par la qui Digeneral and tradest such palaridae, you trade court to ejerate of the did are the stage of the entire of gramming more attigration of the markets and the second of the land of the lan manus. Pur tarro su y 6 del res. dramero la finarenza Joseph Carpters. nave brown on around to dome the thirt of narrow on congression of the fings. greate at attemprepare to a self-determine and much all for the grade has grade and business are no north horizon as et a ret cettant e few and the whole or one manufact y the production of the second o divisioning the contraction parallel and the collection passed property dis de dispute presente dell'estate primer rivolate de la missa de que arano de



create all a defence del retno en que dente lorge debe arronnes, la garaja. there = 9 ° Fig. createrage is an expeditely larger element of continue company Ingresidação à tudos ino B.B. desobrepes y electros que as de en granciario de gue francisco y & tectio les grandes de l'apaña de propostad gara que end in minimum can en une, aven ungaf e am in go entres un a an exempu strongendage to progression . S \* No mile grap tripe 6 ontab control to grandes que so seas cabrass de fibre la el tricque un servicia de tid produce and a reference a countries of the set of the set of the first on a security dunito nel cad sino an 🞮 i remon 🗢 periodio al greti armo francis e 😘 🐧 🖰 Para, quel tim provincias in America y Anthingan substitutivities dan tintippo hip panificia இர நாரணமாக கொழுத்த நாள்ளி நார் அவரு மேயும் நார் முற்று முற்று நார்கள் இரு அதிரும் இரு அதிரும் இரு அதிரும் இரு enferça mas de recretos per o estas cortas la Begraria Perioria qua tubing comments, compress of the decision of the compression of the comments of the basis dreft thom has no en root tomes exercised has both ever for any formes matuthe color of the second color of a policy a company to the bullets for policy pure is reconstituted to receive applicable 4 of printrie of an engine so a seconds, y and planto à durbe del que este la nota de partir de partir de la partir de la partir de la colonia del colonia del colonia del colonia de la colonia de la colonia del co y aplica passe eng scapa. A porter of the fellow at terpend-new-ton de gapacitan Construction of the foreignest differences of the property of the section of the contract of t do not appear to the control of a control of a control of the cont historia con a de la parel el elle de des. Presidente estables habitando de los anteration or white with do to the court of the anterior of the later destage for quantity por the logs of one in courters, on a character of the log of one the biggs to combine the forests the color of contract accomplished by the contract and a displacement இடைய இருக்கும் இருக்கும் முற்ற முற்ற முற்ற மார் இருக்கும் நார் முற்ற முற்ற முற்ற முற்ற முற்ற முற்ற முற்ற முற்ற boss do la cap presenzada. Pada que asserva an acorra dorda la despesa do freeton per tra contratation do aconsado para que famos gominacion - 8.º Confirmation except describes, the highly the reconstructions describe any physical graphics. burron and to true stacked that should be a real que on passivity & last Justin 40 cm par cm ex gar westerten 6 by de 1 o concerno 6 les eur ten up of the y local actions or he a requisitories to permit area T \* A manufacture of the second of the state of the second bracta per a un miemos examinerá al en enda uno concurron ó no las english da ka ka da da na ita ka da na marah garanda, yan arip sansata gara tagan Puta op top \$ - has a see - a a 1 hours of an a grandering lan arising an do burning gain dannig en sou de von fleren du deur da aut als als 3 l'aggir prégapaires gard of an experience of the design of the experience of the experience of the gard of the experience executer cape to permitted the permitted to their sensinguists a only do payers do its first most his on a proposition to the Experiment to correct to design Company on the control of the state of the s re no - 0 " I para cue su sus trans... proparamento potesan donisioner 7 dun gina dell'en no aminalarpit dina desercipiq di regionale di aranglio pre une any positio de celo perioriajo circo di inscrisio del con scon a co l'apado. V ag up through the are so to describe in read or properties even in brogade on logat to be received by contain both add part in tenents the course Jenna f entrage green and the north appropriate no less argelless such being & in only frequency do has end as any control of two-the design of an attendant any above condo au arquestes augus ou qui a un estabada en el cia 10 " I a sud entago do la diposta de de estado de los seles e liberadas par fugadas presidente to proceed our take were long and growing our lan progressings and tives, y one judicialis in a mount dipotential in his government por in

Agent a promite a plant of the bond and debt portuge for expanding an for every a second of the page of a second of the page of the grant of All has a new process should be a first to the same policy or an example of processing sweets and contract to the contract sold to make the water and and a seek and to water seek and do to too or a new ord do not a revenue thinks a bigge of the processing often \*1. I a marker to a trea to go you no personner and plantess the type apren to at age 4 his at your at a section in a settle in one of a settle or a set fine. bajos laseta conc.o.rlos en el mejor modo que sen pombis y fecha, jas pamatican à la dipetación de cortes, é fin le que despues de haberios sammitrade we with a last part to besta to provide the beautiful properties a last trade. racion de las cortes - 12º serán estas presididas á mit real mombre, á por la liegencia en cuerpo, ó por su presidente tomporal, ó bien por el indiviwill giften gebe feine et einen begente trent ein blief ert finletenten ha " a proper to come to pri and politicate to a could de que de and amplier to the mirror of the can are the first date from the direction and the first date of the contract to crame an indicate many a general and fed percent of the angle defeated for some parameter respect to the property of the first o hard in an order en ich briebe in de in betraitenten beitenten gegin, ib il ge the contraction of the contracti become with it is the real traction or contain a first A dorth to mean limit section in divide an agency of the common to the authority on due and a betamout an processing as the mostly do the law processing to his presidents do Breaks a America process to dego taken on your more control has precading a grand a de mor a ... . Last prop a chance put & to mad a on tire b come in in your will have the or engage encoding personality and in betterments graphisms, it to be to the agency for the first temperature process are compared to believe any continue maining to " 1) - evenue of an access on one of " Di maining do ted all unions a first lab or nothing population to be the day of union Property purchase a constitue a return y paragrap compare in property tak did that is view and the our experience a weather metall in 10 " Lab per purpose. ners on age a same of the same to be about the expension of the expension of the foreign tipe Chiefe — 10 1 die group day ben die die die der der die die de seine der der grenderer un er kore - e ta degretern gweb eer runt andre en - 15 ° La Legiste ig anne consert fan persone men en net sprep ninn berenen gen grøven engenen din publing stateless are a personal and a use the statege when a content mouther greater a large content of the purpose and and the fall ground are the hospitality and parties as a special as a permanent of a law and a devotre of a contra gap alors report tota de tax receives que hacease tenido para mayon-teria. - In . And devocate to compression to employees in more on non y wish La comple e at an au des territes de los velos de rada uno an conformación la appearing from more in programming no migrate & programs finally upo fremient position - 10 - 10 the shorter two do nation to cards haraconness on shearter ha discrete no en el marco dese de la propieto de contrata de anterio pul memorene de Fillado 6 de mecrosa, rupa - 86 ° Pre dete entre la Registeria. or egars \$ p : consister a real exection on #1 termina on time from paradice the current or or goods 6 for the ery strength of the organic appropriate description. to province of the said of the province on the forcing the affice. In " Laprogrammenten av las terms av formalise v stapenetialise de hard dit ide illite man content on a place of the content of the content of the content of forme signs pure do que asper a lutere as permanentes. O perius partas esdemand, core que écolo transcorpe des cales à capit toctor del public. Po-



dría acarrear otros muchos graves inconvenientes la Regencia podrá señalar un término á la duracion de las córtes, con tal que no baje de seis
meses. Durante las córtes y hasta tauto que estas acuercen, nombren é instalen el nuevo gobierno, ó bien confirmen el que abora se establece, para
que ri, a la nacion en lo succeivo, la Regencia continuará ejercicndo el
poder ejecutivo en toda la plenitud que corresponde á mi soberanía.—En
consecuencia, las córtes reducirán sus funciones al ejercicio del poder legielativo, que proplamente ses pertenece, y confiando á la Regencia el del
poder ejecutivo, sin suscitar discusiones que sean reintivas á él, y distraigan su atencion de los graves cuidados que tendrá á su cargo, se aplicarán
del todo á la formacion de las leyes y reglamentos oportunos para verificar
las grandes y saludables reformas que los desórdenes del antiguo gobierno,
el presente estado de la nacion y su futura felicidad bacen necesarias
llenando así los grandes objetos para que fueron convocadas. Dado etc. en
la real isla de Leon á 29 de Enero de 1810».

(Copia del que estampa en su obra D. Miguel Agustin Principe)

## RUMERO a

Dan Monden Moore de Alvert provetares de estudo y lin despende enterme de grante y participa é materiare de Assessado y martico, materiar emquer de las regions des des.

From you country too on outs rest lets to Long of Country do Bayeste to definite at the ST and the course & course of the country of the c ction do tag green o co como é use ou servici a caração disspecto de bações the spectra of the survey of the same and th problemb para to aprecious as graments fits, frances to finish a so general mit pas in omenian expires point a per fill the part corporate tall finder it the interest of the contract o go de jan es fat com con en en ten e gra que ban que es e par us grado depend the description of the same of the gainst recommend it in your voy. Lest remarket it approve to your plants british not be pain to be to give server as a dilate poor to go from the anomate anomate and and the second control of the second control gra tim so mital press was seen told or the east to agree of the 19 the 19 therefore east dignated and a street increases to a recent to bear on our at a new modific to In comme due l'operat a baselo com general el financia de diagnacia è debig pulphyper do politika, w spotonal de Soula araid uspo do 1 dosa, all Missall Engelding design on the design pelo governed as deb and largered absents participated all interests alogación pare constitución escapera entre para esta agreca en contratación de las makes or or against the contract of the contra Directo d'Anguero de la figo ingriga me en ca con gardo so de ma Origino en emb Boson formation can be understood out them a description & a special party the same that makes as at the constraint of their eases the tablesto. Anto con della de me il imposso il bianno i est directe di series il to disensi do proces and the come framework of the Colleges, and College part with flages a perta ind a graverentem & produce en fa a la vier armento que definate press de 1 sto de projet de projeté à cantro é « p.e.) nouvete gangement que the street of the error a see the sent of the collecter between the engineers of the discussion to a second temporary party on the top for the army to the an illustration do blaces to illigate in set of section to late to all Mary we be a self-spread, par el de Migreig (). è corps d'audit sur el prépargiples du Cutalodia () destrato the variate gair is provided to governmentally to be completely gards and the do Passerp from 11 Discoup tions and manages in the course to come to come taken, pur latgrella. I Plife son le thousant, per la taoud de Larregiesa. E doub Account t Langue pour un journe de propose de region e 1 Juin Martin Contrib de All others print a province of the tanger It. Land continue printing or to the Dente Personal from the last the three ages to Francisco Parison per Caracturas Distriction States for part as a consequence of Aregion . Amount a Amount Area of ners pay in province so then shows It downto Puede pur is do in some I lung formance de sampogn par in to specie a destribución forces y lungs per a de como il l'occo il discre y fuede par la co linryang fi L in distriction of the other part temps of Annonia basequan dis-Parent per to in Lagran. Dages Squapent per circle D. Francisco Waterla, and growns at taken a true separations a age than a clauses, true

Petty Autte per Caratuba D Dagues tute, partifere fi fintunter Viftate, loss Annuald t asteriarray per term D Arranto Have to Forge for th pentro in to times ago in Control of Partir per tem il di mato Torrett, per in ils times. Il Control il Contro trup adure of tereprito lagrees, pay in its lad do terleson ( ) became do Contro La randopus, sur la provincia, le finalisage. D. Disse age Cantin Quan. tune any is do kingle. At Austrian Mangaton de last lives, pur in otherteed dis Cardio I. Consecute Communication of the Communicat Then, per Companies D. A water shorts and in rags y Paretrys. year in extent and de Mitrale II dotamo Chi, maril por Catalolla Di Late Nova la respectatore Antropopture & Macont Moria Vocations per alem D a frame h Des de frace pur la primer a la Lumbra L. Praire accorde de Agusto gar la direct in the organical market assess to a large property appears ern rethanceage at Beneve Marts they are been as the on to be it beneve ment and not but in presented it waste it follow out that you there De lange Bather I grave, gos a de l'absupation à Matrie Leann par blom D Antonio Incho o Laures, pur le de Luy D Aguatta Beite grom Parliaments per even it Paperson (area v Brezonta particularity) de Just Barts onto, separate or busing beginning. I Proportion from a sepage to part top. I decree to exetup proposes per from 1 to out and Man tio grounds partition is tarevano strong appearing our tage. I Magthe Calculate departed at the P Just Maria Lectures de forte en pounts pas id in l'évieu l'agre abplicate par l'épings de Jam Batinet Laure supregres per étaig à José : écode auplicate par le respisse de Surger P. - Marchette in S. P. S. pt. y Print Super in provide you by Sala die Contin. Di junto in Smarte trans des domes pero desse Managues de Pullementeles, de provide the Paris to 4 from Mency stocked pur bless & Lincolnia faces remain to the common part of a research to the fact. It is more throughout they bear the In part 100 to 3 separate Parts on any part 1 des 1 holes of fronts dis pure to the food of a suggest that the support of t deponde par fort. P. Laker to Larest Large-greet depote to per it sceneral. to do thom to kneed to be the benger governor and day to blance by the go dupo to per don f 410 m or impor a grape so tendresma D Mapure to find an provide post busing I have a count for fewers that come to pure to large direction from every the degradest propriations are notice part of great parts. die garantes fil italiesi Mangiapo es prinste por é presenche de Cousa l'eng Antonio Varente de Autoria en Janto per la de Tiero. Bayes de Antotages expande per in to highly for frequences travelless do in Sinceta on position for the discharge of Found to the discharge for the form the discharge form for the second section of the form of the second section of the section of the second section of the sectio pur in de Mart to B. Mariant Gorsia 16 event a socialis per in de berta.

Sometico com encueros per la de Carte de D. Jane C. France. graphents parting the Parenters I the One are had ampointed parting the decoupling I requirement a term of the control person pur as antice of the and a finishing of the angle Largenola I. Properties or recog Barbeteria in Exercisa incremento and in the her in it from the besides the cone put to be beginn it behosted terminating grap white pure to the James D. Estate on Proceeding throughout poor to the Chroman D. Formes in Comestin, displayed gur Chronic gl. Paperting

Purmandes Golfin, diputado por Entremadora. Satteron todos 4 100 9 y media en punto de ceta mañana formados con e. Conerja de Regencia, ustando tendida toda la tropa de casa seal y la del ener ito acantonado, y dirigiéndupe a la agresia parroquial, se celebró por aquel prelado la misa, en la gani despute del evany, lo y de una breve y sont lia extertacion, quo hiso el presideno señor presidente D Pedra Queveda, alumpo de Grence, en prominció por mi por dos veces en alta voz a signiente formula del juramente l'Jurate la santa religion catolica, apostélica, romana, ela admitiratra apreza da estas revace? Justan conservar en su patersidad la maciones paficia, y no omite medio para liberiaria de cos injustos opracoras? ¿Jumbs conserver à mestro may amado soberno el Sr. D. Francano vis todos ma dominico, y en su defecto à ens legitimos o resores, y lincer quantas esfusesuna menu positiva para amuselo del cartiveria y colorarlo en el trono? ¿Jurain d-compolitar hally logic menter all encargo que la nación ha pueste á vundra cuida lo guardando las leves de España, em perpueto de actorar, moderar y variar aquellas que en piese el bien de la nacion ' y habiendo respondido. todos jos seŭeres di putulos se recenera, paescos de dos en dos é todar el libro de los natitos húnice los, y el sedor presidente, concinido este arto, dizo en un la hiereria, Lino en la present e en no, es la derrande. Su algulo lamediatamente el himbo besi Soute Spiritus y el Te Jesus en onado con gravelnd y solemnické y man izada esta fizicion, desde la igicala bano la ntima formacion cam naren a la sala de Cortes, y habiendo ocupado sun lugares los señores digutados y suplentes, y constituidose sobre al trons el Consejo de Regencia, dizo e meñor pres dente en discurso muy enérgica, atuque breve en que granifestance e, estado de alteracion, desorganizarion y ce confusion del tiempo en gue se metaló, y los obstáculos al parecer invenciales, que personisban entonces las circumitancias para desempeñar dignamente y con con ventajona efectos que sa esetecipa, un escargo lan grave y poligrams, concluyó dando el test mouto mass trrefregable. del patrioriamo y continuientos generosas del Conseja de Regencia, expresando que denaba al mas alto discernimiento y luces do las Córtos la elección y nombramiento de presidente y orgretacion de nomes augusto comprese, Con lo stati se finalità si acto, quedaren un nician un Cortes, y se sutirò el Consejo de Regencia à su palacio, habiendose observado en todos suos actor in magnetally circumspection propintie in mon-native, generous y onfortada de cas naciones y un regocijo y apiamos on el pueblo muy diffie les de expiseares. De todo le qual certinco como tal notario mayor. Real Isla de Leon 24 de extirmire de 1810. — Auceire Maria de Servis.



#### NÚMERO 4

He ages to que reflere acerra de mio amora al manifesta é una étar a demande en la primera superior a que teneram primera entre-dede par l'imp. L'enerame destantentes una da un repeaten y primera primera de que vonida del duque.

In It de mora de 14.22 — «En aute d'a sa aprellució un appara que so altre que se habita conferenciado largumente en tot due anterior a face expente que tras se region de don abos strás, terra varios trámidos, y as epuedo reducir en substancia á los térmicos nignicates

all ages que se d'un que a l'un est la leta reseaux en le España acasela a tent prace de tota parte de la parte del parte de la parte de la parte de la parte del parte de la parte de la

a la juica de dicha ada carribid por un propra el diagra de Ordego que sun has aba à la manca en Responsa y transcrib un plessa de la jumina y comprensació un data e accerta dem par se mala ences que lan augusta las apartes en proposació una esta escala de manca de esta esta el proposació de manca en la las apartes de proposació de manca la las apartes de esta en proposació de esta del desponsació de esta de es

elimitivator à agra una per quales del corenel el l'use l'etta que se battalla del compete de un la compete de del del compete de un la compete de del compete de un la compete de del compete de conference de stitues de compete de conference de stitues de compete que de principal de la compete con del compete de conference de compete de compete de la compete de la compete de compete de la compete de la compete de compete de la compete de compete de la compete del la compete de la compete del la compete del

element manife in train our in mayor amore in in war on de cetale de alla finite, que con intend à "! Marinero l'a que e u cessa, de la meretaria néve contreje, a em de manife de la provait de aque el province y manife de aquel ejement e para la la a el long y observando al major"s de aquel el present de presenta y manife de apreche para la permanent de apreche present de presenta de desper de presenta y el mesta viant de la realizada de l'encour la persona del desper de presenta y el mesta viant per terma de la realizada en actual y el mesta viant de desperado y el mesta viant de desperado de major y el mesta de presenta y el mesta de desperado de major y el mesta de la composita de desperado y actual de la composita de la co

areas and on Gerrous. It observes por all anomals of anomals de pressur du limbate magning y do too tropas. It preserves a green a copy pressure de que a copy pressure de que en la compete de que en douge en de tropas pels anomals que entre expensivo que se con expensivo que en la compete de preserve per la compete de la francisca que se con expensivo que en la francisca pels se con expensivo que en la francisca pels se con entre en la francisca pels se con entre en la francisca pels se con entre en la francisca de con consecucion de la consecución de la consecuci

a Manuform Commerces described in a conjugate of manuform for all figures to the configuration of testing process for all common process is a section of testing process for all common process and and the process of the configuration of testing the configuration of the configuration

a factorio ta à poquere un practica, raquelo la despensante armon dipercept y montante executation entre despendence la resolución de alle amieto, un monde despendence en la montance y traducion de tante en entre de montante de la montante de montante en la montante de la montante del la montante de la montante del la montante de la montante del la montante de la montante del la montante de la montante

of a congress, price the comments annually do nating automatentics, it mirrors. sellito que las gerieras derenatos especiales das compresa de destas las francias times y par a considerar un la guar se estado perusi, do a aportuga que cuerto in receito curl du pas de Cabraco à Expaña, dell'escapo que un sinvio 🚳 triologia efectio hi sistem on y mo exemptado pur la comorsem e possitiva de la Dented the limit to very level of the top of the continue of t rde con les desect y solicitudes del duque, se le afresce el man-te-on un durch the on the frankring do a blackfie of frage is, give to be park hardeness. films ab grade gange chargedarin encentral emigrat il fire, cattain (I acoronage termines by while to the out of parties along in part you be a train ectionica and est also give primated and on a epitar or disagrationing about a limiting transported and account transported by the title of any transported figures. Account from till ingule cartan para pe u re po belier og Pa reinn para ut uri de Napelan y apara la Ampresa de Otrobeso Prantes y un de expressión debido imigo desta 🛔 94 s a Digert un Colombian general de voer it : de significa più guenge ling at the Point method of the course above to it goth the do to the dome. ttem to park gue to between wome place a materialm in origina do la comagical. arte Caractero, do d'organio que un contrarentas en Carate para llabetagina, dons atio de presente será primite una fragula do guarra que la compussa à Paler. amo, y traiga al Degue á Cataluña.»

The first area is a factor of an enterior in an analysis flows of Colin Due Martago a Carperson seems and a factor of the case of the colon of the case of the cas



atign satisfied Paterno on 39 de moyo y tingade 4 Tayragema aun era et apporte do ap destina, que populas querte baltares la fin erella en un legif amign missio so convictioning figure or con to correct and estimate delicate ede Larbia, la pércise de esta y lasa y el tramperado estido que ha da hurbo soul effects a grantal followers, que ma ambargo que un Incengran fué receibido el duiper e el las mavo en maretras de arriva, um e de júlicas por net a deseke e at postalo i que en lingada cuna que lan arquesazam de qui estas rythologo y spok door commenter ranges from som til magica är had by goth. All ma րջ մարտանում անտաստանում այլագրում այլագրում այնագրագրագրական հասագարագրալ, հայնական այլագրո early die promphenisk om byweite prompt valle boar it interprise fan eithea. agente in attract no constitutes todain for extraces in dis. equestion. Ein Patty 30 fines ber de ermige & entre mit is fingue & bad & & permite & jur betrere des egostrotto. Fa cije ta ni di gire disemplia en defata à trè à bui da cigabitat ado la regencia y a la neche se volvié 4 bordo, s

fee do do more als darme so this game presenté indicerratamente af rengante de empetical. E libré une gregorere en que totoquelo por fundaquento eque hauta de o estre da la litarian e des verir à l'apalia à circar et man tion to any street a section and projects the great talk are to propose or to see and great despitate do go frequency que que la sela con tempor de sina procesa taga. app is a state on a spary gregory and as a seed amount of all as an array of another e-continues à que elemente com la conjunction de parelles a decision, y was to emphis where on time assessment to requirement the gratery confidence must be many regions parter thinkers god about to the paper. It and educate d and granted deeduction gives at at an in company altern part ancests of the regression consists an especia de estacionado de especial de esta procesa de la compansa de especial and propositions convitate man acts to poor had upon bridge to the dense & g.d., chairs a give per regir and resolution of direct and scale allower and Brooms, para cone to a pertial trans region to a province any adapted a decision east to devert m de to be grante except de firet a y babicade para feetada ee, tenepide to do by to had it to be, flow do build and an house employprobabil di la miri dagnisa riva. A grissrogani di di controvinzi di San di la la di da da di di Plus expressed in another the greaterness are research age may pay process on common grow was summary. It's some on observe was all discuss of ampreli de se e ce to es la alia assista e estada area a ligip tuyan es en and in output about the accordance to become a finite or the first finite contract of the cont agrants, agree to an impade a Tarragonia in not dut on an immunito critica. reagn is at tight, reagn to be supplied the property on our bearen und make out ad to come along on the protection or dept to a promoted or y good all nor or habitable at appoint of diagram to degition using process & result & children. chaterina per manor ida dali digisti tampio mbo. L'Espai e giolempia da bio esqu ephán a una de dim migratiste un gracione altre de el grácico algos elso de decode plethe company of the company of the property of the constraint of th o moed fel au. v

, 44 de demite — e il proteira bara un tradi scarca dei doque de Ortebra. of grant per the parts at dense day of grace a set over the, it not also paste em tance to t his had be que in l'egladores ague agent une fi et à du che-fe-fe ter an hagast in V - mater has authors in pa, no in on provintage ato of a an of particular and complete the grant of the complete the first and the complete the co beh aborton municip as clarm è poli fetti firm prem prem do se ecetti hark en

era de de galuccións - all'histories da Cintagon uran di la finta de Lang y es to do emitrar à babbles à les envises pero en ouvreur en do maint arte. y este

Tomo III

•avisar ni darse por entendido con la regencia, se volvió en seguida á Cádis.
•Casí al mismo tiempo se pasó órden al gobernador de aquella plaza para sque con buen modo apresurase la ida del duque. Se recibió respuesta sde éste al oficio que se le pasó en nombre de las cortes, y decía en subestancia en términos muy políticos que se marcharia el miércoles 3 del pró•ximo mes «

Dia 5 de ortabre «A la noche se recibió parte de haberse becho á la vepla para Sicilia la fragata Esmeralda que ilevaba al duque de Orleans, y se promunicó inmediatamente á las cortes.»

#### NÚMBRO 6

alia aqual ticmpo 🕶 reponia que si exèrcite invacor seria doble un nă moro gan os da, a dofensa ý gae, dividido on dan exerpor igualia y formida. bios, operario á la ves en in arrilla derecha y en in inquierdo del Tajo para recomme régulamente à ma po vergorion gobre Lesbon, è que, il mainting, in toutarin pr tabbiamente demoulebre en eur baten aucenfere y anagesoutati. Po de passa, pont, admitir la probabilidad de una restrictorio car enada par at the to an an element primer obtain an debta properties are at the sangupar son puntos do madatique. Porre para al cumo en que el apters o un jortmentate aigha betarken fuera para es on que el enontgo de premoiane on to the an an en courte hubseran adquir de hastage fueran para que sa las padiers arti est sin pringra. El esgundo et jeta, que tronicia menancajgión ara es de certarios: Bioptio de fuertes cerres, e, destinad a 4 defendas los destination y que pure traces, que le pas pero agrerricas, cortanar é detomor tradicos con má omemiga col los tretativas que le ciese mara, substarbor la put radia des epèrcites regular. I un von auranne du natu de ble abiente en ya lubgarlancia un parita princeso an doda, en trataria nacionamento, do furbibcar on cuanto lo pormitora di Lompo do que ao podita disposori, las sertes do altares por diseite debiera passer in linea, de aixinchemmientos un cayaejecución es había convenido a

alian costan de l'ertugal, estandan de coras, ofrecen posses puntur favomèles pura la comunication con mi mar y en fui e el especie que sebestam subrir un dicom prevo adan no mi ballé man que hay que constituen ma pequena babia que no t one marur profondided de la de 180 metros y que no cotà dise en parte abrigada de las realimentados lel vienno por el fuerto de sen Jacuna, estanca en la demenhoraciona del Taya. Aun abit si mar una à versu tan agrando que dise enterto una barca no podría acorearm sin messo (1) »

«Les stricctoranientes destinades à quierr el punte an embarque debien actiefacer à fres ilines:»

al. \* A formar una poste du de extensión dal que al ejércita uniero pa d'impostab ecomo en ella producido da agruendad an artif aria y que almanapas un el case de 30 e el mai troupo retarriare su embarque e

off the contense ups above corrects que services being de podrete à la lipie principal de tal ou ession y freces in que puriors are defencién por un corte compre de troyas et un vendabal logains à contrariar in correctes disputes de la terre cacheronie une parte de ses tropas y sun en la hipotesie de que al operatio enpurimentarie de un movimiente de retrada pérdictar bustante graves para quitarie la gentirité de exuper el recinte exterior e

<sup>(\*)</sup> offs the tools in such a gap on brong autority do fine in about a moltagion is to a different such that of the principal state of the control of the first of the grando since do Ericciya, published a confinenciation per percendures.

The later of the second control of the period of the property of the period of the per

41.9. En 69, 6 programation de en la elbora un projunto punto de funta du ficiente para provincia é la mangionente del ejerción y amparese en embarcion o

And book at present about non-non-non-than de sector ton destroyable y de chres teste postum e sen sector de un aportat an el Inje cares des fancts dus Minist y es to muscle en el Christip à es est en est cama, en la terre à four te forten de ta Jungue en la comme de un manufacture de muscle en participa y en exponention den en de un manufacture en descript destroyable enth el forte de tra an en la care de proportion de une de un estado en participa de transfer en la care de la defenda de enth el forte de tra an en la care de un proportion de transfer en entre y en forte de tra an en la tregated y en rada de la cama de la care manufacture en forte de la defenda de la care d

the place of the second of the party of the second of the party of the

ska principal i sea de defensa que tomo di nombre da segunda linan,

es había establecido bujo estas consideraciones,s

of a specific of the most processes are entirely and an entire a large of the process of the specific of the s

• \*\* Stat term \* event open nett on pen op can't an 'from rurin, prime't put en-lighet 6 entire to over one offences grandes used on de settings, 4 taken up.

los destindores de Mafra, da Montachique y Bucallas s

al. \* Que el rearte que le reus el l'age un que el unremé afrece montes encurum part di deleurs pars en Aluga des al per de una appara quient és montafier que se les une é entre de une represe frante à la derarte de la desente de desfinderes de que se seche de habler.»

at a fin his one of pass as undo entre ente camerina stundo montinato y accedentado do posició un e essete nos refere tos grayestas mandas y natro-

man differ taiden daga venge or pur gang ann party con arti leria e

the property can be recalled in former against a model to model for the party of th

o. a naturalista as promatio questio à a aprención fo tal proyecto s

a capatentino por la legistresa, en per un le hibaniar, or la del Cultino y decento le Prouves, remisespedo al rischusto de Ann Lavones basta, quel ses gunto al double fore de Mafes, al terrung on una axtensión de meio goffine presents the futerante performs an expedie tomoration of uprates printing any government and the following performs a strong perform to the futerance of the following performs a strong performance for any performance of the futerance of the futerance of the futerance of the futerance of the first operation of the futerance of the futera

the posts of the set o

mucho de perfectes y externes describés de grace, que enfluence el camado y augmentarios en frego de las passas del mesmo en que detante en manado y augmentarios en frego de las bechas y predomina enviadaren y apenar els el characterios en tendo de frechas de las llamos del tenflactera, sen que can de la fragacia de para por regio de sel carron y apenar els las fragacias de para por regio de cultura de para por regio de cultura de para por la fragacia de para por la composição de para por la composição de para por la composição de para por de cultura de para por de cultura de para la para la composição de para por de cultura de para por de cultura de para la para la para la para por de cultura de para para de para por de cultura de para la para de cultura de para para de cultura de para la para de cultura de de cultur

a a possibilità y à la secución de la sidea de Martigueres, po griphos electron tos tearins de 01 y de dispurados à defendes à destinados actividades actividades de la france de se manifesción entre Mafra y el extreme inquierdo de la Massa, e

executive parts argument quellament acceptant must appart active purpose that an exercise to accept describe to accept the exercise the exercise the exercise the exercise the exercise the exercise that the expectation accepts the exercise to accept the exercise that accepts the exercise t

a Pur in. to I no dot putriso do Bisles un puesto defeneran del fasta de Bruntes y ano um obseto se la extieta son en massema do obses his in y 22, una correban los aproches interains praestruthica para la grittareta, e

che que en espet in del la Namer la atresitée era el pare è deptindere de Chilery in the material year Land to transport from the first termination of the contract of t matargroupe familie y amich é à sur la sorphise é la defenda çue de ga-Greef deriege gemant gemen benter meine in entweet dem in in inpage of companies of the contract of the contr granded as each foligi for horses were discussed on the principal and the leastern its was granded. garto de has abas de ante de casa terra principas de atrovas a deserva é la quantità de la grap componente de mare en la de Turran vas ese y restort à Divers also bottos, que entrabas e este encapa pais es apada comanda estance) que no suo terario e desperar a vien degin de dubras hacar matematic apprecia grand des for da paga, partigorales via di diploma la seguir con embactes se pumple à la forma de bermane que ant en en er paisag et singating perfectaments entre is a league on any or see so a quality estectioning. to man fraction que tan partes untre diference de destinations. Parte un una unfiness and maners in ay outr a feetall-ac on its extension and no as debu things was one builty or appreciation, porque at a stanta. A an I gongt possiespecie de la defenga texte ende «à de proposition permitro defina le die grap permi entre est uniform on target flatter, as he derbourne on the factor of opposition on the company to ever me sand a wife page a fellening to up desertablely range du or impossipormita al enemigo operar por fuera de la encretera e

principal of the appropriate of the trade teams of the sect to Mentalina and the principal of the principal

a provide the consequence has an absolute tree of the contract to present on the last translation to the consequence in an accordance for obtain the consequence of the consequence of the accordance to the consequence of the accordance for the accordance to quantity of consequence of the accordance for the accordance to quantity of consequence of the accordance for the accordance to quantity of consequence of the accordance for the accordance to quantity of consequence of the accordance for the accordance to quantity of the accordance of the accordance to the accordance of the accor

e dá destructoro do Oncol do ofenso mericos formodables da dofensa pay que al esquese parte por oncolo destructura de motos de encara da destructura de motos encara presenta presentada en en las destructos de encara en encara en encara presente presente apreca de fun importar o presente pero de motos pero destructo estadores de motos de pero destructo estadores de motos de pero destructo en el motos del pero destructo en el motos de pero destructo en el motos del y ordes ofres del como el motos pero destructo el las secundades que terres tances pero del como el motos de la como el motos del la como el motos de la c



all of destinguished the Bureal on all Pares. In Street, do Pares to and one to all an Bellefige i de peridentes experies gue eternal oftere un bartigen demen. but around up fromte de gran de dies mound de designe de harta at energia do à tip de Berrig et la recent tre figures i et et les appares e deste estade grant agri morphy & gain conserved from a granter call Taylor Person synthesis do dies president p gradia i a biliogra con duello e taporo descrete de la montrafia tente el efeoftens and a cold that is ingration each author that introduces an arts La al amplio de diviri y realing lag abang Las admicios 94 d. 69. Sparob dulas tratian à cauguir ésa de 1 m lampa e par consignemente de las dissignir en grafien de la milita de financia. Elle les suns des Processis, de establiquements bas programmes 40 4 > 48 foregreeate at the construction are at patientics. So discussed derect was a consist on at late on up famely enterting of pagery \$4. In these das sum entar descense qui definitat de persona puete in a linea est aperat Paried gergo conta inclue, contan ordinate described de la respecta d'Espeta de la resulta do en agricos so el tamp de do do obtendo conqueros mo en bango o proquido lardes de presion de mois que de tomar de para producerouses de mois paras de abilities and the best or automoral participants on automorphism to the defrom any gran con denin six to easy in your parties program on good in one of forth any amplie do discount at a transfer your form after the discount again, and you theire distributed for a specific & divige to the decision of the distributed for the decision of the division go facete to tempor procedure to requetyr to processe to gigar an alternapaging various de tropes avantados y as artal formação das storas academas y à 6 ours sublisty at approxima progestion. One governed distinction business of statutes and agrifficar of the forms on the following their parties on the first five angelies. dup park appears at appearing manual or to pure you are no kestionish a

what is a second prediction of the property of the describing of the extremental and the second of the second of the extremental and the second of the property of the extremental and the second of the property of the extremental and the second of the extremental and the second of the extremental and the

a de corest que un la principa asymbors de que el refre la discreta la regional de la principa de l'altregressare de la serie de la mesta estan parte de mentre de l'arrent l'altregressare de la l'arrent de que al mesta parte de que al mesta por les descriptes de la competent de la compet

com partitions from a gintades que diminou les agratique principalis. En partie de la faction de la

the date of the design of the control of the contro

versas obras destacadas y en general en todo el frente de la línea de defensa, se establecleron puestos de señales en los puntos que ofrecian más seguridad y de donde se pudiera describrir mayor extensión de terreno.»

«Lisboa, e, premio de la guerra en la Península, cituada á doce millas detrás de Vía Longa, quince á retaguardia también del desfiladero de Bucellas, doce lo mismo del desfiladero de Montachique y 23 de: desfiladero de Maira, es de grande extensión y está ventajosamente situada, tanto en el concepto de la defensa como en el de la subsistencia de las tropas, en la ori la derecha del Tajo. Sus casas, construidas sólidamente con piedra, son tan poco compustibles que un bombardeo no causaria sino débiles efectos. Sus avenidas, generalmente angostas y hund.das, se hallan flanqueadas por casas de piedra, cuyas puertas y ventanas están guarnecidas de rejas de hiorro, otros pasos practicables hacen los arrabales particularmente susceptibles de una defensa regular. No se juzgó pues, necesario fortificar el recinto de aquella capital; pero se ayudó á los habitantes en la construcción de barreras y traveses en las principales salidas, en el establecimiento de puestos interiores y en el armamento del castillo, del convento de la Pegna y de otros puntos dominantes. Tomadas esas disposiciones se consideraba la ciudad de Lisboa como al abrigo de un golpe de mano cuando fuese ocupada por las fuersas que se tenía la intención de hacar entrar en el momento del peligro.»

«San Julián, el punto de embarque en el caso de un revés ó de una derrota, está situado 24 milias detrás de Carvosira y 27 detrás del desfiladero de Maira. La carretera que desde los otros desfiladeros conduce á aquel puerto, atraviesa Lisboa, pero es posible llegar á él desde cada uno de ellos por caminos de traviesa que ofrecen bastante buenas comunicaciones sin

pasar por aqualla ciudad.

(Traducido de la obra de John T. Jones).

Aborb No b



#### Nº MTDO 6

#### MENORATOUS AL MANQUES DE LA MOMANA

#### Cartazo DO de Moero de 1811.

all authors to do instruments to do its further as particular a present description of the particular of the contraction is do its further as a property of the provided of a further as may defined. A consequence of the best consequence in the consequence of the further as posterous consequences of the consequence of

all are poster on presente and result to the father against the mental spin and the flat again. But the appealment at the formed disposal flat the mental spin and to the flat against the part of the mental spin and the flat against the property of the flat the part of the mental spin and the flat the part of the mental spin and the flat the part of the mental spin and the mental spin against the flat the part of the mental spin and the mental spin and the part of the mental spin and the mental spin and the part of the mental spin and the me

ell princedimiento e un vo recompudaria muno trancito para tal innuaramiente unta, do haceras punt de giarde à las tropas enum gen de la departia del Gasciana al muno tumpo que de intendara accorrer à Ulivenna de Loma ha accamo de fuerta que de vicenta a digadas à attraren de la margon dere ha del Gasciana entences los paroles de Mérida y Medellas debertas degiratres como ter su recommit dado autoriarmento a

and in forces in an enganteless no as note ento pass, etamps at enemigs an in artific descripe as a plant of themselves and in the tent and more such a til make a forth amount of the property of the engant of the

4

ción de lo que se necesita hacer para salvar à Badajos, mucho más si aque-

lla plaza no está bien provista »

«S. el enemigo tiene la fuerza que se le supone y se propone mantenerse en Extremadura, es necesario devar esas provisiones de Portugal, y en todo caso el ejército español deba conservar su comunicación con este remo.

Yo, además recomiendo las siguientes medidas á la consideración de los generales españoles »

«1. Si es posible, ocupar la orilla derecha del Guadiana y destruir los puentes de Mérida y Medellín. Si esta medida no responde á etro propósito, de todos modos hará ganar tiempo aun cuando se restablezcan los puentes, pero, si no pueden repararse, se obligará al enemigo a bacer uso de sus propios puentes para el paso del río y se le reducirá á que sólo tenga uno »

42.\* Debe establecerse un campo atrincherado y prepararlo para la fuerga disponible del ejército del Marquée de la Romana en las alturas de entre

Badajoz y Campo Maior teniendo su derecha en San Cristobal.»

că. La división del general Ballesteros deberá maires al ejército del

Marqués de la Romans.»

«4.\* Las barcas para un puente, existentes ahora en Badajos, deben llevarse á Elvas para proporcionar al Marqués de la Romana la facilidad de cruzar el Guadrana por bajo de Jurumenha, darle ocasión de atacar al enemigo en la orilla izquierda del Guadrana, suponiendo que el enemigo echará su puente agua abajo de Badajos, entre aquella plaza y Elvas, y saí decalejarle de su posición atrinchorada.»

«Todas estas medidas son sencillas y practicables si se empiesa inmediatamente à ejecutarlas, pero si este plan d'otro cualquiera de su clase no se adopta en el momento, y entra en el del enemigo el sitiar Badajos con la fuerza que ahora tiene en Extremadura, llegará a ocupar aquella plaza que no tiene probabilidades de salvarse a menos de que Massena se vea obliga-

do á abandonar sus posiciones de Portugal.»

(Tradución de los Despachos de Lord Wellington)



pat 4 pap − a FRIT

an An I h

## apéndices

NÚMERO 7 Estado de la organización y fuerza efectiva y disponible del quinto ejercito en 1º de febrero de 1811

| Divisiones                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | D18.        | PONIB | В         | AJAS      |       | POLETA TOTAL |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| y ans                                                             | de que se componian                                                                                                                                                                                                        | Sefen v off | Trops | Caballos. | Jefes you | Trops | Caballos.    | Jefes y off | Trops       | Caballos.   |
| Division Dr.<br>VANGUARDIA<br>Brig. D. Cárlos<br>España.          | Idem, 1 bat —Gerone<br>1 bat —V.toria, 1 bat —<br>Total, 1 bataliones<br>Infontore — Heg. Leon                                                                                                                             | 137         | 25.40 | •         | 31        | 1074  | 7            | J68.        | 3624        | ,           |
| 1 otvision  <br>Mariscal de-<br>campo don<br>Juan José<br>Garma . | Valladelid i hat -1 4                                                                                                                                                                                                      | 357         | 5594  |           | 83        | 1504  | •            | 440         | 70÷s        |             |
| 2.º pivisión<br>Mariscal de<br>esmpe don<br>José Virues           | Injusteria Inmemorial dei Rey, 2 bat. 1. de ta Princesa, 2 bat. 4 Lobera 3 bat. 4 Lobera 3 bat. 4 Lobera 3 bat. 4 Lobera 2 bata 1 lobera 2 bata 1 lones — Toledo, 2 ba-                                                    |             | 4926  | 1         | 180       | 2010  |              | 412         | <b>(936</b> |             |
| Guarnición de<br>Badajoz, de-<br>pendionte del<br>ejército .      | Infantatio -2 ° de Ma-<br>llores, 2 bat *-Id. de<br>Badajez, 1 batPro-<br>vincial de Trugillo, 1<br>batId de Plasencia.<br>1 batPaballeria des<br>montada, 3 ont °-To-<br>tal, 8 batsi.ones                                | 126         | 4126  |           | 47        | 483   | •            | 163         | 4609        |             |
| Caballeria . , c                                                  | Coballer a — Corabineros de Estremad .ra — Rei- na — Lufante — Sorbon. A.garve — Sagunto — Lusitania. Volunta- rios. Húsares do Es tremadora — Persegui- dores. — Imperiales. — Granada de Lierena — Cruzada de Alburquer- | 287         | 3961  | 2505      | 78        | 1980  | 564          | 467         | 5880        | <b>3150</b> |
| Artilleric                                                        | que.—Total, 13 opce<br>(Arbilleria.—En las divi-)<br>tiones. Con 25 piezas<br>de varios calibres                                                                                                                           | 13          | 498   | 1         | ,         | ,     | ,            | 19          | 498         | <u>.</u>    |

#### RESUMEN GENERAL

|               |     | Hair                                    | Trip<br>TORES | E DISPONIELE                   |                                       |          | 39                          | AJA9                                |           | PEREL TOTAL                             |                                               |           |
|---------------|-----|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| . DIT ISIONES |     | Haishones .                             | de se de car- | Jeles you                      | Tropa                                 | Caballos | Jefrs y of                  | Trops                               | caballos. | Jefes yes                               | Tropa                                         | Caballos. |
| Vanguardia    |     | 1 A [ A [ A [ A [ A [ A [ A [ A [ A [ A | ; ;           | 167<br>257<br>252<br>110<br>20 | 2550<br>574 4<br>411 0<br>4301<br>428 | 247      | 81<br>83<br>130<br>47<br>78 | 1074<br>1504<br>2010<br>483<br>1903 | 64        | 168<br>440<br>4 - 1<br>16.<br>465<br>10 | \$62.4<br>7(08<br>6936<br>4669<br>5880<br>106 | 31        |
| TOTAL GENERAL | + 1 | -<br>49                                 | 3             | 1298                           | 2105a                                 | 2595     | 369                         | 1040                                | 564       | 1667                                    | 28095                                         | 315       |

#### Pland mayor

| General en gefe                  | El Esemo Sr D. Francisco Javier Castaños.    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| General en 2.*                   | 1/1 Esemo Sr D, Gabriel de Mendizabal.       |
| crofe de Estado mayor            | El Mariscal de campo D Martin de la Carrera. |
| Comandante general de artilleria | El Brigadier D. José García Paredes.         |

# ESTADO DE LAS TROPAS EMPLEADAS EN EL SITIO DE BADAJOZ. Tetado Mayor.

El mariscal Soult, duque de Dalmacia, comandante en jefe del ejército del Mediodía.

E. mariscal Mortier, duque de Treviso, comandante del quinto Cuerpo. Gazán, general de división, jefe del estado mayor general. Goure, coronel, jefe del estado mayor del quinto Cuerpo.

Moquery ayudante, comandante.
Hulot, coronel, ayudante de campo
dei mariscal Soult.
Brun, comandante de escuadrón, id.
Saint-Chamans, capitán, id.
Tholosé, capitán, id.
Petiet, capitán, id.
Ricard, capitán, id
De Choiseul, capitán, id.
Laffite, capitán, id.

Lapointe, coronei, ayudante de campo del mariecal Mortier.
Lapierre, com. de escuadrón, id.
Duriveau capitán, id.
Beaumets, capitán, id.
Be Choisy, capitán, id.
Bory de St-V.ncent, capitán, ad, unto al estado mayor general.
La Colombiere, capitán, id.
Lapoteria, capitán, id.
Fressac, capitán, id.

#### LOI ROTACIO

## 1 <sup>B</sup> División, general Girard.

| l a brigada, general Phi- | ( 34 ° de línca | 8 | bat s | 1.475 h. | próxim.14 |
|---------------------------|-----------------|---|-------|----------|-----------|
| lippon                    | 40.º id         | 8 |       | 1.406    | _         |
| 2.4 brigada, general Bra- | 64,0 fd         | 2 | >     | 1.059    |           |
| yer                       | 88.º 1d         | 8 | 3     | 1.515    |           |
|                           |                 |   |       |          |           |

## 2.ª División.

| 1                                     | COTAL      |          | 11,210          | h s |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----|
| 2 brigada, general Ma 100.9<br>rensio | de ]/nes 3 | <u>.</u> | 1.410<br>1 48\$ |     |
| 1.4 brigada, general Pe 21.0 pin      | ligero 8   | ,        | 1.469           |     |

#### Caballería

## División de dragones, general Latour-Maubourg.

| Brig. general Bou-<br>vier des Eclats | 14.º de drag<br>26.º id | 2  | eer,*           | 858<br>4.7 |                 | 278<br>471 | cab.a |
|---------------------------------------|-------------------------|----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------|
|                                       | 4 ° id                  | 4  | 3               | 562        | 30              | 517        | ,     |
|                                       | 27.* de caz             | 4  | 3               | 990        |                 | 1.041      |       |
|                                       | 4 ° cas, españoles      | 2  | >               | 246        |                 | 269        |       |
|                                       | Gendarmes               |    | *               | 25         | 5               | 25         |       |
| Brigada de caballe-(                  | 2 º de húsares          | 2  |                 | 405        |                 | 488        | >     |
| ria ligera, gene-                     | 10.º fd                 | 2  | >               | 504        |                 | 416        |       |
| ral Briche                            |                         |    | •               | 367        |                 | 874        |       |
|                                       | TOTAL                   | ٠. | *   * + + 1 4 1 | 3.858      | h, <sup>g</sup> | 3,918      | cab." |

#### Artiller a

## Estado Moyor.

El berón Bourgeat, general de brigada, comandante de la attillería del quinto Cuerpo y del sitio.
El barón Boucau, coronel, jefe del estado mayor.

Lambert, jefe de batallón.
Colin, id.
Moron, capitán, director del parque.
Desjobert, cap, inspector del tren.
Benotte, capitán.
Dubois, id.
Musnier id. (berido).

André Saint Victor, capitán.

Morlaincourt, id.

Pernet, capitán, ayudante de campo del general Bourgeat.

Hamelin, capitán.

Gonzá.ez, mayor español.

Horré, capitán español.

## Tropas.

|                     | 1,er regimiento. | 9.4 comp 8 3  | of a | 80 | h.ª |
|---------------------|------------------|---------------|------|----|-----|
| Artällería á ple. « | 5,º regimiento . | i. comp 8     |      | 98 |     |
|                     |                  | 20 " comp 4   | 19   | 90 |     |
|                     | 6.º regimiento   | 4 FOOTER 9    | 39   | 81 | *   |
|                     |                  | 11, comp a    | 2    | 67 | 3   |
|                     | (                | 19 * comp.* 8 | >    | 70 | Ħ   |

| Art." á caballo | -     |    |        | 90       | •  | 88<br>96 | orp. <sub>E</sub> |
|-----------------|-------|----|--------|----------|----|----------|-------------------|
| Pontoneros      | •     |    |        | 58<br>37 |    |          |                   |
| Tren            | •     |    |        |          |    | 760      | ,                 |
|                 | TOTAL | 84 | of a l | 927      | h, | 941      | cab *             |

## Ingenieros

## Estado Mayor

El barón Léry, general de división, comandante de ingenieros del ejército del Mediodía y del sitio.

Casin, comandante de patallón jefe del staque, (muerto).

Lamare comandante de batallón, Vainsot, capitán (herido). Andoueaud, íd. Lemut, íd. (herido). Lefaivre, íd Bagnac, íd. (herido). Amillet, capitán.
Juchereau de Saint-Denys, cap. ayu
dante de campo del general Léry
Léry (Alejandro), capitán, id.
Gregorio, capitán español.
Riffa, teniente español.

## Tropas.

| Minadores 1er bon.                 | 2.* comp.*.  | Gillet, capitan                               | 1  | of a | 106 | h.¢ |    |       |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|------|-----|-----|----|-------|
| ( achen                            | 1 * comp *   | Martin, capitan                               | 2  |      | 95  |     |    |       |
| 1 2 00n .                          | 2.* comp 4   | Cortes, cap (herido)<br>Bruchon, ton (muerto) | 2  | ٠    | 106 | •   |    |       |
| Zapadores ( 3.** bon.              | B * comp.* . | Marcelot, ten                                 | 2  | -    | 85  | *   |    |       |
| ] 6.º bón                          | 4.* comp."   | Lamorlette, capitan .                         | 1  | •    | 73  |     |    |       |
| Zapadores 3.er bón 6.º bón Polacos |              | Muler tomente                                 | z  | ٠    | 122 | ٠   |    |       |
| Obreros de 2.º bon.                | 1 * comp     | Royon, capitán                                | 1  |      | 60  |     |    |       |
| Obreros de 2. bon.<br>Tren         | Destac *     | 10-1400040100101004101000                     |    | A    | 87  |     | 58 | oab,4 |
|                                    |              | T074L                                         | 12 | of t | 685 | Ъ,# | 58 | cab.* |

(Nota.) Estas tropas han tenido, en el sitio, 18 hombres muertos y 50 heridos.

"Sacado de la obra de Brima».

Estado de la fuerza presente que había en la plaza de Badajos en 4 de marzo de 1811, seis dias antes de su rendición

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POR I                                                          | da Pets                                                                                 | 1111      | 101       | IREAL TOT   | LL       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| ARMAS                     | CUERPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jefesyon<br>ciales.                                            | Tropa                                                                                   | Caballos. | Jefes you | Tropa       | Caballos |
| Infanteria                | Regimiento de Mallorea Principe. Osqua. I.º de Sevilia. I.º de Sevilia. I.º de Bedejoz. Cazadores de la Serena. Edem de Zefra. Voluntarios catalanes. Provincial de Trujillo. Edem de Plasenela. Idem de Valladolid. Infanteria de León. I.º de Cataluña. I.º de Sevilia. I.º de Barcelona. | 45<br>53<br>23<br>84<br>20<br>22<br>25<br>15<br>27<br>20<br>24 | 466<br>870<br>423<br>582<br>476<br>677<br>482<br>226<br>687<br>485<br>686<br>238<br>409 |           | 310       | 7414        | <b>3</b> |
| Artilleria<br>Zapadores   | Partidas sueltas Real cuerpo de Artilleria                                                                                                                                                                                                                                                  | 8<br>4                                                         | 145<br>1024<br>178<br>42<br>168<br>10                                                   | 3 3 1     | [:]       | 1024<br>173 | :        |
| Caballena desmon-<br>tada | Rema.  2.º escuadrón de Algarbe.  Húseres de Extremadura.  Granada de Llerena.  Imperiales de Toledo.  Dragones de Sagunto.  Idem de Lucitania.  Cruzada de Alburquerque.                                                                                                                   | - 00 H 4 4 0100 H                                              | 80<br>225<br>81<br>25<br>97<br>50                                                       |           | 29        | 781         | 22       |
| Tet                       | al de infanteria, arti.leria, zapadores                                                                                                                                                                                                                                                     | y cat                                                          | alleri                                                                                  |           | 339       | ₽392        | 22       |

Nota. No habia más que 22 caballos de tropa.

## NÚMERO O

#### Oficio del goberandor Imag

Exectenticimo feñar: «Con al man junto amitimirato agoneio 4 V 🛣 que ol marieral Mortier scales de latimar la cardi ion é este plans, abjerta brucka quo man de 94 varno de ancho, y practicable ya yara un amblu, misignista quie obras con bastante nesistacion, pero la grando extension de la cortadura del frem e atacado, no premite la termina ion de la esganda fraca on maches dies esta same, y in de ro tener un punto de retirada, me han being convert a de graciales, cherpes incultatives de arti terta é angentorus, y goden principales de 100 coerpos que cul ron ente rucipio, quienum lastruidus del papel pariamentorio, votaron la mayor pario debia cap relar in place con ted so int honored argin process of papel nem 1 0 A some deante luca los mavores cofuccion para prente la detenna hanta mecher la vida. pero to ma oj unteron, hactendome vor que cola pre ta durar la mas dan dias, y con sits per tio fi un proble que la tranifectado generatidad, y 4 was valuente guarafeien que se ha pertado à serramente, con estos abstáculos me he visto en la ruda precissos de capticlar en la ferma que lad en la ropia unm 3 º Por ditimo debe recomendar à V. E los geles, offcircles y soldados que han permenecido en ent- elt o 48 dim sin desegnas, Pu va or ha dado prochas nada equívocas de la graz parte, qua se tomaban por et bien de la patria, y copere que V. El recomondarà 4 la enperioridad n uy particularmente su merito — Jios guardo à V. E. aruchus aflus, Budajus once de la noche del dia 10 de marso de 1811.- Exemp. Er - *Jest de* Imar. -- Examo, Sr. D. Joac da Haredan, o

## Vains de los afinicios que notatiores al conseje de guerra.

If I will alternation round to on all appears to do instructed do composit José limit governator de esta plana, insignmentes governator terminarios de esta plana, insignmentes governatores de la regimientes enternatos un la grisma, con objeto de tratar sobre la brecha abierta que trene ou anamego en la certica de burtiago, y con presencia del parlamente que acaba de recitiros, acordares los puntos signicios, jumpos de habes extendado cada uno su voto.

#### Del étrester de ingenieros

La brecha se bulla abierta con el arche de treinta à treinta y des varas y esaj acceptite en fingule de 64° à 50° el resta del recinto tiene intactam que musultan y fuegon el frente del Ptiar trene formada su rectadura y in del frente macado se malla may atrasecia à encen de su gran antenenna, à que ha el ligado se ser les batuaries va icu y mos finas el terreta inmedia to il estado de la guarrición en commo à en numero y calidad le reconocerna mejos que yo sus guies naturales, so o dire que para guarrición en el manesto del nante en necessitad lo menca della acuada de recinto en el momento del nante en necessitad lo menca della acuada formas, que resistencia les qualtes, so o patromas sutardar

dos é tres dise la rendicion, por lo que si hay evidencia de ser secerridos en este tiempo debemos resistir los asaltos hasta perecer el titimo de nos-etros; pero sin esta probabilidad soy de parecer no se sacrifique esta herótea guarnicion y vecindario. El enemigo ha practicado sus ataques en toda regla y la guarnicion ha sostenido la defensa hasta el punto de llenar sus deberes y aun mas, si se retlexionan los inumerables defectos de las fortificaciones de esta plaza. — Julius Aleo

#### Del comandante de artilleria

No teniende el enemigo apagedos sun los fuegos de la plaza, estando en estado de defensa los fiances que baten la subida de la brecha, y estando esta mineda y prontos los harriles de brecha, y enhierta su entrada por el parapete que se formó anocho, soy de dictámen á pesar de no tenerse concluida la cortadora por las rasones que aleva expuestas el señor comen dante de ingenieros, de que se pruebe un asalto, ó de abrirnos paso para unirnos al cuerpo mas inmediato ó á plasas vecinas — Josquia Casmaño y Pardo.

#### Del sargente mayor gradundo de teniente corenel D. Pedro Ponça de León, comandante accidental del batallón 1.º de Barcelona, infantería ligera

En atencion d'hallarse la plaza con brecha abierta accestble de trointa y dos varas medidas, y hallarse la guarnición en una total decadencia, se de mi parecer no ser defendible.—Pedro Posce.

## Del teronel D Juaquin Villanueva, enrgente mayor y actual comendante del regimiento de infanteria 1.º Savilla

Hallandome convencido de hallarse la brecha abierta al ancho de mas de treinta varsa, y que para registir los ataques que puedan dar los enemigos, no se halla formalmente construida una segunda linea para refugiarse en esso de ser desgraciado alguno de los ataques de la trinchera, y seimiemo considerando no tener la guarnicion aquel numero de tropa necesaria y hallarse esta bastante caneada por llevar tantos disse de un continuo trabajo, es mi dictâmen debe tratarse de capitular; bien entendido que esta debe ser mas honrosa que la de Oliveacia persuadido de mercento la expresada guarnicion y pueblo.—Josques Villoneses

## Det seronel D Manuel Marce, comundante mocidental del hatalida de voluntarios entalanes

Respecte hallarse la brecha capas de assitarse por 80 hombres de frente, la poca y andebie guarnición de la plaza, y el no haber un punto donde, despues de assitar la brecha el enemigo, poder hacer mas defensa moy de opinion no se debe resistir mas,—Massed Morse Morse.

Tomo :x 35

## Del tenicate coronel D. Juan Ocharan, comandante dal 1º de Badajon

En atencion di o expresto por los gries facritativos y la decalencia de la corta guarrie, su que letten le la dara respecto del numero que mecenta para una comi i la sei mes, cerso no tener un panto se aporo en segunda línea ca ni sentir se trato de espicular, soma lo todo el partido que sea possible à invoc de este vecin lario y sonos de la guarración. Joan Ocharan

## Del teniente coronel D. Luis Zamera, comandante de Zafra,

his attenction & que se halla una recha en todo hoy practicable, que romi e hende un ángulo - - 45 gra los en la cortana contigua al 1 al arte de Son 1820 que el señor sol enclue de esta plaza no asegnes, un proximo d ir mes a rivina a tratto que procta en eccorral a esta plaza, en itodo el dia ue niañana que la dri ultril de linher conocido es vericedero ataque del enere es hare i, e no se hava poloto con cluir la corta lura à «paidas de la Frecha, que debus servirnos de apos o despues de safeir uno ó más manitos, que el ignome las fretzas dispunibles del en majo, y la cal dad de las n restras que no ce de la perneza clase en general, va por bisonas como por In fatiga excessor & q is par in come grant, it am is 1 am visto constituides por mas de los mesos que la selfrir os cublo jara y sitio, impelou imperiogamente à entrar en negliciaciones con el energigo que acaba de insimarnos la rendicion, pur follo el ves ma dictámer, que puen creo ha alenado esta guarricion su celler segui las placinas de la defensa de las placas y uel honor de los armas del rey é meny teal, se haga una capitulación que garantica lo expu sto min cryo m ju sabit, mbon es mi dictamen que no se sucuiaba à confuntirnos con les debis siqué carecien lo de tenjustos motivos, hayan cooperado à la reultaton le otra plana - Luis Mannel Zamora

## Del brigadier D. Hafael Hore, tenierts coronel y comandants principal del regimiento infanteria del Principa

Respecto à que la brecha està formada que no tinemes tropa para defenderla por su corto ni mero y clinsano o vincuos cuando no tiene una retirma, soy de parecer no se su riique musit empo à este leal vecindano pluzarra guarnicion, y que se trite de car tular, pero con condiciones mas horrosas que las conced las a la de Olivencia, por consideraria muy acreedora à ella — Rafael Hore

## Del coronal D. Nicanor Ibaños Girón, que lo se del regimiente previncial de Valladolid

Con treinta y tantes varas de brecla alierta accemble, y sin que haya contramuro que torne seguin a linea con a nuvalla batida, la corta guarnicion, el excesivo trat ajo y fatiga que ha antrido en las cuatro selidas, y dansa servicio en que la acreait do su animosidad, y otras circumstancias que se han meditado u e bacen votar que standiendo no puede haber buen resultado de sacritada esta lumera guarración sobre la brecha, se haga en-



pitulacion de salir por la misma brocha con todos les henores de la guerra, um de caballos y equipages de oficiales, y trenes con des oafiones sada batellos, y que estande sobre la campaña se de libertad é toda esta guarnicien, para que libremente pueda pasar é incorporarse en el mas inmediato exército español, en el qual pueda continuar el servicio que hasta ahora ha estado hacirado à la patria, y no concediendolo, se centiada con la hostilidad.—Nicasor Ibases Gires.

## Del ceronel D. Juan Campos, comundante del hatalién de la Serena

Hallandose la brecha con mas de 50 varas accesibles, la corta guarnicion bien fatigada, y no haber probabilidad de secorro en 7 ú 8 dias, que no es fácil poder delandar esta plaza es mi dictámen que concediéndose una capitulación hourose debe traisme, cuando no tenemos esperanzas que nos puedan auxiliar.—Juda Compos.

## Del brigadier D. Juan Francisco Garcia, coronel del regimiente Infanteria de Osuna

Habiendo visto el parecer del comandante de ingenieros, y estar abierta la brecha de 33 varas de frente casi practicable y que no se balla formada la linea de retirada, ni puede verificarse su conclusion por faita de manos; soy de sentir que admittendo unas capitulaciones las mas honrosas que puedan exigirse, se capitule, y no asintiendo á ellas, nos defendames hasta perder las vidas.—Juan Fennesse Garcia,

#### Del brigadier D. Antonio Remande, cerenel del regimiente Infanteria segundo de Mallorea

Ablerts la brecha y practicable segun sal sentir, estoy persuadido que el enomigo llenará esa descos por no estar perfeccionada muestra obra, co mo lo afirma el señor director de ingemeros para contener el asalto que de be supuneros muy brevo, son mencater fuersas considerables, no tenemos punto de apoyo, y el soldado, cansado ya de la mucha fatiga, trataria de salvares buscando se propia ruina, por esto soy de opinion que tratando de capitular con todos los honores que son nebidos á la bisarria de esta guar nicion, y separándose de la que se concedió á la bisarria de esta guar nicion, y separándose de la que se concedió á la bisarria de esta guar nicion, y separándose de la que se concedió á la bisarria de obtivencia, cuyo punto no tiena comparación con esta, se cortan las hostilidades pero de no alcansaria así, se principie al fuego, y perescamos antes de ser vencidos.—
Antesio Heranado.

#### Del brigadier D. Maunel Hurrigaray, capitan de Carabineros reales de Extremadara

No teniendo la menor noticia oficial de que será la plana accorrida, y hallándose esta con 80 varas de brecha abierta, y sin tener un punto de apoyo en donde acetemene, y la tropa sumamente fatigada por el axiracidinario servicio que ha hecho en la defensa; enterado al mismo tiempo del parecer del comandante de ingenieros, el qual asegura la dificultad de po-



der defender la plass, es mi dictamen que se capitule con las condiciones mas honorificas: y de lo contrario que se haga la mas obstituada defensa.—

Manuel de liturrigaray.

## De D. Diego Carbajal, coronel del provincial de Truxille

Respecto à haber brechs para 70 hombres de frente, la poca y endeble guarnicion de la plaza, y el no haber un punto donde despues de asaltar la brecha el enemigo, poder hacer mas defensa, soy de opinion no se debe resistir mas — Diego de Carbajal, Florez y Rocos.

## Del mariscal de campo D Juan Mancio

No teníendo el enemigo apagados sun los fuegos de la plaza, estando en estado de defensa los flancos que baten la subida de la brecha, y estando esta minada, y prontes los barriles de brecha, y cubierta su entrada por el parapeto que se formó anoche, soy de dictamen, á pesar de no tener concluida la cortadura por las razones que ileva expuestas el señor comandan te de ingenieros, de que se pruebe un asalto, ó de abrirnos paso para unirnos al cuerpo mas inmediato ó plazas vecinas. Juan Gregorio Mancio.

## Del mariscal de campo D. José de Imaz, gobernador de la plaza

A pesar no tener formada nuestra segunda linea de defensa, con muy pocos fuegos en las baterías de Santiago, S. José y S. Juan, y ningun apoyo para sestener el asalto, soy de parecer que á fuerza de valor y constancia se defenda la plaza hasta perder la vida — José de Imax.

## Del Excme. Sr. D. Juan José Garcia, teniente general de los reales

A pesar de no tener formada nuestra segunda línea de defensa, con muy pocos fueges en las baterías de Santiago, S. José y S. Juan, y ningun apoyo para sostener el asalto, soy de parecer que á fuerza de valor y constancia se defienda la plasa hasta perder la vida — Juan José García.—Badajos 10 de marso de 1811.—Imas.»

## NÚMBRO P

If \$0 a Copulational entry of the Land Gaussi affects to be begind as home a pole del estudo mayor general, tel 3 "correjo del ascersio impresas del mettrolia de España autorizado per 8 p. el inseriori diagne de "revisto, remandante del ascersto atradar, y el 10 D. Rei, el Hara bezpotan de las coma acrecitas, y tentrata especial del regimento de infanterio del Principa, autorizado per el marintal de anego D. José Inna, pobernador de Dadapsa.

Art. I. La cividad de Pedatos, in plaza y obres exteriores dependientes de elle se entreparte medians 11 de marto à les 0 de cita à les armes de

6. M. olamparador y soy.

II La nestimin las arman, las municiones, almanum del guitteran la mercian plances apt tractores y archives, man le la artifició é de tago ausea del guittera muistar é al fe la previncia, se entregarque à les aficts.

los francesos comisionados para recibirlos.

Iff he possession satche can be become do be guerre, tambur bottente, que to encond de can due presente compaño à la cataca do la cutação de la cataca do la cutação de la cataca do la cutação de la cataca de la cutação de la cataca de la c

IV Les unteres generales, gefeu y oficiales de todas praduzciones conarresche cus equiposes y projecta tes part cuspess. y la tenna e se morbitan.

V itabiendo versas gelos y afritases de la guarmira e canadas que tiu nen consigo esa mogram y inquissas en los darán los bagagos mountaios elempro que haya proporcion.

VI. Les que steven els nomme en la méno, comé des manteuries de pueres, infetices, arraphent y emplicates en la néminarteneira, certa covindos à ens casos, sen consele ten en pass que ne sempre lite tropas francome, pa-

en a que te les franqueerin les verseponsemble pamparien.

VII — è a ambazga de la especida termania francasa de que hanta profesion todas les francesses y que na hay necesidad de est pulacion particotar se decises que ses habitantes de lindajas un durba momentales par una oposectance positivade e atendo se vergion la momes que la de los francases, la procesora mas bira que la esfectaria. P no están el tandos, como ala qua eles espado — à lados los armos contra sus con patriotas.

VI., Lo man propio positio dende està nuclio dia tropas francoste fomarte processo del frante de S. Crischal, de la salema dei pueste, y de la pueres de la Tristiad. El de pobernador darà insiescente para gue sa baga.

la untropa à les tropas francesse

IX Les ofe ales à mieur wes de la administracion francesa que un enquescrit del arti cle segmado le la pressule capitalacion en hallen en el case de vente à le plane, se les permittes às entrade à la hora que major le parente al mariecal duque de Trevise.

3. Iven permetado es de general limas, gubernados de la plana, enerar un official di Kaumo. de D. Charrest do Mondandal, general en gode in ortale

del 6.º andreibe, out has expin do in printents digitalector,

Hecho en Badajoz el dia 10 de marzo de 18:1, à las ocho y media de la noche —Gouré —Hore —Es copia à la letra de la que obra en mi poder — Inax,»—

Sin embargo de la conducta recomendable que ha observade la guarnicion de aquella piaza desde el 26 de enero que empezaron su ataque los enemigos, no solo en el desempeño regular de su servicio en un sitio, sino en las acciones particulares con motivo de salidas vigorosas, correspondiendo al desco y fatigas de su valiente gobernador D. Rafael Menacho, de eterna y apreciable memoria, que fué muerto sobre el muro el dia 4 de este mes, dando exemplo de constancia y bizarria à sus súbditos; sin embargo de que el leal vecindario ha hecho ilegar al mas alto punto su firmeza y constancia, ya dando cuantos auxilios tenía en su arbitrio, ya peleando con los enemigos, y finalmente, aunque se hallase la piaza con una brecha de 30 varas, el Consejo de Regencia, no satisfecho por lo que aparece en estas noticias recibidas, y en la duda de si el gobernador hubiera podido llevar adelante su defensa, ha dado érden al general en gefe del quinto exército para que se proceda en este caso con arregio á ordenanza, y así lo ha hecho presente á las Córtes generales y extraordinarias, al dar á S. M. noticia de este sensible acaecimiento

#### NUMERO 10

Theragona 13 de setutive — Melacu a corresplaneación de los amenos del 13 y 14 de actien lo e en la Bishat y costa rerienta, rea il. la al congreso provincial por el qui val en que D. En ujue O Donell

chizemo. Se. El movimo ato que biso el excreito dia mariecat Macdomand hat main ciud de Carrera, me invo onorer qu'est objeto era situare en un punto entreco de observacion, que pillase el tre un operaciones del provided and the state of the spine of the spine of the retagnareaa la lanca del Liobi egat, y ornior ai aste no tiempo tam extension de para que le propori tourse subsistene se. La caset de guerra que mui conviene nacer que hal la decid lo á atache i dos los recetos que babin de mado el caemago a ma noragi ardae, y y or la distració en que no i adaban do unestrac poet tones los considera a seguros de toda sorpresa y consecuente a la que mentase de clas seguir nivopret toma, na perdomanda em elias la mas minima a ocas, a que me proper comes legrar a guisa ventaja sobre e. Contingo y para verificar est quantitation a continuous en cete priento algua es pácas de art 1 m., portro cos y um pequeño destacamento de tropas, converadas por la fragati de > Marianda la Cambrida, 4 fahich is de este a los a lero y la tragita española la Denia que se les semble al pase de la crucuro sobre Bareclona. El Inticado macvimiento del emmigo sel re Cervera, tan lejos de lacerme cariar este plan ime proporcioné poderio Lucer mas ventajusan ente, ocultundo al enemigo la verdadem cauen le la mercha ce las trojers, dir men olas i acta los p in os que les fada cases que bi, intencian era defen ler los caminos, ne de Man tomar para air girne sol re Barcelona, y per le tento i sansa que los enerpos de infanteria de Tarragona, Ilitaria, America Gerona y Aragon, y los de case son a de la man a estaf de y fragones de Numanese ad mando del mar seal de campo marques de Campoverie a archas a sobre Vulabanca, á cuyo parto me a right desile la plaza lo Farrog in colloca 6 del actua , i pen éndome A la cabina de la expresada division. El 7 mindiosegriz la marcha hásia Esparragiera, y por donde prese e, ai ligna esecuto carretero de Barcelosa á Aragon, y en el pueblo de la Reguda ana, mande al la arques de Campoverde tomise la pes cion ... le indiq e, verdi ando inmediatamente alguras cortaduras par expresado camaço y varios atriachemanientos para defender et, paso, y dexandale metre ce, mes de la que de da obraz en caso de intentar penetrus el caem so por aquel printo, me disignà Esparraguara con la caballeria a voluntarios de Aragen. El 1 a 8, practique un reconocimiento en el Bruch y Caesmassnas, y le s'hale al brigadier Baron de Ergles a posición que del la ocupar, dispuso varias corta luras y la dexe igualmente mus instruccio nes y ta ni en comuniqué las que debian observar has gavist new del be gadier D. Lartel, me de 45 orget y maristal de esta lo D José O ispor la parifera mand, que desde Sta. Coloma vintere à situane en Moral dy mas sirato a la Mada, y la neganda que des le Mora-Hanch, forzando su a archa, se colocase en las alt una de derecha é izquierda de las immediaciones do Martorell - En la missua noche del 8 - mande 6 Campoverde se puerces en marcha en la madragada del 9 para Ban Cuigni del Vallés, enviando un batallon de América de refuerso al brigadier Geor



gett egn in dirlen de oge geggine gegn å deben inter af festend. In om w paire agricemando la destinua nos ill regilmanoto de Almieta. y da signific committee y sees in cashe forte que typopies este de habita questonida com me america to be Magricous 2.4. to p. us en Martairit. El 13 leg d cult finds In a warrang & blacked a gar it is some so with I direct with restrict in support time have a group to I now up up a America a to the action of the districtions of the contract gradicate and can compa do proposed in D. Coprobate on Process con to the den de que desque seu é des us per la cente builde partir de mais que the an a topine are blicen to 4 at 4 po 6 up to manageto to a feet gian part di partire de l'except de come gotten de l'auris ap 14 Madeil/els do. 9 - 4 Do de consenie que graces stance de l'adequece e sucriba que dia A firegraph to management a complete that the firegraph of the complete the complete that the compl on the care the real course in we made by Tanadage was do Nacadhela & sind support a de estar cen se literary à les account det assente entend pra deader let may receive to print uses D. Josef Level y united to augments, & texgraduje de marior e tompor de manifes de Marior de maior de marior 19 do tap do mas refendeuste 9 un \$3 de but superpur do Manteratum y Ulti tracks, cones of of one do narrot recent & but highway in the prochagains the from րու գյուլներին այլ այլ են ույլ գլը։ Ոստեն — լ. Թըսք ձյուրական փոնկա To divid at pure or in the air deliver and from the financial time cades it and usually gne gasodir. 🖛 optige dir en takeda, f 🗪 Periodi à au dis mismi disdrib (ai assa). chia di limiti mi regioni di Paristina di Pa distributed where the construction was a straight with the start county & duty terests you recognize an oten on common revent or is principly get magazione futurazione con fan maragone cantan de incomban de fivodolezale maj maga aday were per admitte parte else de sable to decarte un obstante at fouge que ten tacce la emperation de la Defensión de Maria communit augustion wege foi entres commente especiale e la especial bessa 11 proceeders seems à line tangets seem do you with plans controlled que e an accepto to an pertakining of grants in a factor of the second second of the second second of the second second of the second second of the secon permissioned this was do that the evaluation and equipment for foreigned & discourse his palicares conserve tros cors conservaments en les conserves opens supadant s'ép la miter from an experient to active to \$60 ed at 1940 to 6 englished in example angle-49. and a second and a second of a second second particles of the second second le à gai à qua de semi parm es mos membre para i diverbe fontin à messermi has producted to be I who do consecute a Parameter und detical disposar Ferrence offi de expression d'affaira mirreger de de continues de 5 creas y sagest as est podifferent roos-repairmen de 4 favris traim 40 m fo au protes out om 64 இந்த அடித் காறுந்து காறு கி. இரு முன்றில் இடித்தின்ற இரு நடித்தின் இரு நடித்தின்ற இரு நடித்தின்ற இருந்தின்ற இரு deputation filipate a filipate de cafacteria de 11 e de 12 de filipate de has considered to the a distance of the control of & sin tente been de la esta-vala de birth ella cadoció el region esto de . Pothe tenth of the transfer of the control of the spreading of the tenth. tance to it divitions & selections to binguesedo manife a universitions para Linguageura è mesocrito da la Vallando Area, à Gamera que grievante de contre o фотивните и питем вите попривичения в не неко при не пере фотивности do the process you is a book it is not diverge por Cored in to so eq. y qui o unique to its auction to use II accept double backering tigether in I start in one occupion from Chapterin den gegente det einze ma, diet einen bie entre in entre eine 120 bertei. form did region on price dial to be described up progress of the freezin diagnostic to browd on P. Jose imagine at times on the conserver states are event.

due dut provide gare teapethe mal-mon do et les agenciants magneres à habities guarrado do trabajo de familia e casa to doctigue difendia de el dicirlo por has going drammed an engage do be of the courses only all an also de be before galance cape great that there are not as the day of and animal of larger At the me decor grapper at the gage, of Central going and of there are a see above or at influence do call arrors green publicants that a substitute d o dom as two life one missoup dos et apple 🕳 de taxes et 🕆 alde en p 😝 tog form up to with pair airts. Opened decision from province of freedy country decision formaring. For the astronomics a group part are do reference and it to be be has patronassic against orner to "areat too sign to its out a dollar cut a lo the same grant can to postal soon degrap to 6 but the figures thereof & encerns are greated about to date in Director in the decide with due that did go ago. I can to que de averge un te base d'un regitir o pos grate al gandife dui treates group of a cut pro-p former on enforturing gap southers up to up 140 handen vargemen paristen cur ungen intappen de consume de la comp top you so that am torons to recovering you no admir tures. you to take and descript of 6 problet in tendent on in proper forge 6 our pro-test informs ந்த விருந்த நட்சிய நடிகள் நடிக்கும் நடிக்கு நடிக்கும் நடிக்கும் நடிக்கும் நடிக்கும் நடிக்கும் நடிக்கும் நட districts the two do do do and sale do feed up to provide decrease (See sum do the particle or products on exempt on refrequency to speed 40 from our 4-16 corresponds and easiers to the party to a new many as attention on the de the Distign pairs on a discipling of the discipline of the second control company to the completion of the Same Rocks and the Contract of the Contract of the Same Street, and Same denominario pullo a compresso, acresso pres preparamento a serio a ambada premiore infragement que gande par la paga or encorre de tirig de ure de les pare yearmone de un con esta en grande e cir de verm de la longe de la constante de la con processing to present process our transmitted it regiments to its fallows. things & good total dissipant or the surele. All shortainer to buck down surparadote is rendicare perod parts out its final efection to tempes it is easily the disput to a see doorings in our questions of the groups. Subjects to illustrate of sec. It to model a transport care entering as Visiting as a prices for abo dat 14, quedapde presencente de Museus 640 houstons el genceso fuit. வச்சும் உற்கு கூடையின் சி. மம் அள்ளவரும் (ம் மேழ் மெல்கி இட்ட கண்ண முழு நாக்க parties on the form the commonth. Les en presents up tots from an apparet de Paris. gaves y fig. For the contraction was made from proving the sense of property in commental to 4. V. E. In remoth to the percents to a decreasing an appropriate arrange man barre encuencia de als grecios de Vrigos de Carrellonia del astronom e de Adrian de Ad on the empression of a commandate of the contract of the contr Constitues I of at an Constitue traperty front traperty granter a constituent years grounds provide to the compact grounds of the contract of the contract of the contract of இரு (and the party of the part to an one or on man to get 6 h. h. his close manning at reason car and programment out de mier sein gemeintelieben bei gener unteren von in Determin er geg Prints the manager assessment to annual events a series will be for bearing and the day to an invent frames, in them from gation, your co-maked species. g & compar, in commencerate may appropriate the Commencerate and Commencer limbes par me may re-ma decision que de para que a catalherta martir es an array with a last reducer you is brody inconservation, room a girlle by and, Or betanding the Morana, Amagine que Anna againt regenerate de Ladre de page at i anii ao ஒல் சடி நெரிய அடியுக் கேரும் இயுக்கு கயுதலிறத்த விருக்கும் குறு குடி இடிக்கும் million in marchin do transpigno base ver can destrue as postar parsinger

quanto úntes do los glerian que estaban adquariente las tropas, que condu no fan excedimente à diche prats. Tudes fee effetales de estado maver e mia anti lantes de campo descujuição, in tan uto jugat tamento, que deberro quantamber has profit for particular capt for user as a transfer as as as across, said the de la listialate este el respirir de rabalmera, lafar esti i el las esi pettible. con in mover exactly all y principal leading on a term of encoded in I are hitten L'onn de quien quelle may en 1864, soi à la corre et le les crimate de l'Aspres A garger content a caper rates content in the first property of each content to each felien red, alim laces and a consequented is between the fently of no has tenere or ones que le elemente se al efecto di desploi gran monte con n festar à V. L. que todon un demon gefon printité ad y tespa manifestaron gu quitussar no v descur que los quissas una ex nue lo de las penul du les de mage the province for name or give a time rose is may be night a second eligento cotas tempos del apereiro y constituención de Cuin in nacion — Illes guarde t V F muchos show. Three-gone to do noticed to do 15 0 - Part que O Donell

P D twhe manifestar ignatures of V E is structure y cut-ado que he respectique an esta del caming force de la fragata del M. S. in Combran on his disc is accept ton que he empirado conde Palamée à este parete, etca tambien de force la editationa time a parece de la digun y grande nacton, a centra manifest allaste, hab ende sida tent go con rindad del millo comb me endada seta manifesta, hab ende sida tent go con rindad del millo comb me endada seta en manifesta de las lanchas que no permitorem dexamma hasta estar en mil habitación — O-Deseil.

## Copia de las partes dades al Eurmo. Er guarral de guie de este escretto y principade sobre las operaciones becade en in costa

 Enemo Pr. En coup) miento de la órdea que V. E. se nievió dorma. de norprehen for fi tin im woo tignopo lan giorni, once d. S. I ello de Ciuguis y de l'a anne cast de 9. Orasi à landon de la matienn de, dia 14 del constructor, land-terminal of fight landing over the landers or graph to 1966 to an Erico del regimento de America ao manda del tentente corone. O Juan Maria de Gamir y 2 - catabes para atocar cammigo a 5 - 1 sim. 840 firm tres del bata. tion de lagragues v 30. absolue c a et acressad desira e coronel de la den Aloen para la empresa de Lalamon y 166 brontesa de umbos cuerpan A fau Ord nes del capitan de Tarragora. E Me ortano legabiro sura mentre de naë roc advisin at noth briggin 9 – por avere de narmur, in satista à arresser l'accidin al valle de fire en fonte la colonia de fil en foció a camino de I alamest la renseva se coloco more las acturas des can ino de la Escuso, y la terrora interperate el valte ao permitato existentido 5. El 16. par el cagatrar do la Biobal e a babor atrio gents fa de concesigo - Pero antes do Bogar, auconfre à la propie i el esemble que lleval a é te la seves un plum é, gone est why arts, pur of qual supe quality ones, gos and can commonted by embarende en la no he naterior los enfluere del fortim de la inquierda del poreto, y el de n. Le mo. La abagion à ma tire de pietois de la primera cen tincia francesa, guanco esta mos descubrió, cura pren madas, in persuado e 6. amos de las es un. High tarras contrium à 40 Londeres sobre la altura del mararre que en de en el camino de tretana para metrir, o pumo de rettrada mas gorrrila de se bombres se dirigio a la axura de Pechot, que se ha lla en medio de la Lueria, é la emida del pueblo, con una casa que bico as-



pillineign of after prime to other generality up to humabour that pure is required by t esting per elegion de l'aggress de la company de la refine and passada gor et separe e se entit tion et en bignarrer agon de bignere en este en et estation ( Acceptable Arrespondings francis francis do to 4.5 mats. 7 41 emperato de Marcom grandos, qua em será se se com texto da de con compossed up do to a context on to the transport & legition of the production on the To fore 6 to more a give que to este proceso a cut me a dissogate. do not begin fuery and to be a greated at a first for among the an growing a size the contract of the contract o applied you drawn harge on a some any reg. In I wrong by they be the big the few auto bingo ata bene an bini e atario et ety-disposte basia. In piana on A note was a to beginning our entresses a notificial samen but has a de sa to prove the fire provence of the contract to the contract of process that can be summed as adopted on the following the first the species \$ -seen \$ led bytoge & on \$ on others noted to not be designed t gold and writing treated arrang harries must be used by all programs and as the en that group was to see that a deal is the company of the company of the first V F class mean tips at most f gods and mostly appropriate the covered with described to applying the highest of the engine development of the plan to be an information of er in a lie assaule in Factoria tempenho dell'energio e discome di come ginero ter gar Profit is die gerichte von derentrale is verste sie den Annaber de des vordieserste best de made Agription fonde de les les les colo des déficie for à 14 fonces à partir de la fin per besta to a principal la prace en drono en au registro o pra progranda parte di make an furery shape make person provide his sources an a fine hards para ta diregge - terre tique e di apire et europhicus re à de mis dr have to \$ 4. sparries lighest a polynomy 4 on lighter at 1.0 years coming our lines. some 30 danger on steen 4 1 4 da percenta and accordance to on the or greater. I do availab partir. had a paintata of record origins to bangers from the finding graphy with the distance and the heaten to distribute and the second concernity a) deputy Marin die regerat gest en tehter a meret mad en et per geen op part teste. s generalized so in restorm his a versale do where in figure one been in any non-fr introdictory type I congest, in so operate Last up soom I decand the description of a Married of antical or transfer de generalization to Agreement for the second for the first of the second of the first contract of the second of the seco or temporary for group a many discussion receips a discussion are being of a players to 4 (p. to 19 in ) can despect the prospection 4 to Paragraph 7 (fig. 1) and granged on \$ 1 mornion whom whom we have agreed as do not not be not been a first or for Hand the de England Chatter to E. Consum ... store

It is not be a allege of the second process of the second process

grapped tage. Tage grape on these provided the confidence on the specific control of the control des franças las etimpos con tabra catarquista que entrevalbarias que estre esta espaça po and distribution based for a six direct root for virging the graduaturous y becoming any արարագրագրացի հանրագրագրացի «Հայագրագրագրացի արարագրագրացի գրարագրացի գրարագրացի գրարագրացի գրարագրացի գրարագր facts, his economic and barrance tasts commercial on all rest in demin duade pur barran un furgo muy eve excestion à fuith, in que duct à hora trando que en trapa po tema imparculare e que a lo comecta di enemaga permits access to the tent to the contract the contract of the sareline no go y fatigarlo y gratters of man un toxiaren tantego park d'apparar un commun un egryphese, a our breuten préstationnes ain uniquer une down to division to district the control of the con the dozen up that is up to the or of the purebully as amounts in the till spring right. I sub-(Mailing do 16 \_ அரசு கச்சு, சுமாகோரை வாறேசார் நடி சாரு பிரு செருவ 🗷 [மறி distributes par di modifica de la galestico e escable Marte en Passento en que deb trough from transfering a recomparation of the frequency of the first of the contraction of the conmilitade de a recorde directional en de compressión de la facilitade de la had one a ten do in or naveg one de non expense dos bates e hada à paçon por all amore upon the spring terms, in the enter an entry town on the affecting ats at 14. Some do \$ 16. + a graphico y os abon may. I after stan y this prosumous gig tair gos les grantes y harating que bon benité, que experience le pasage de Ch. de Bualtra pario bissia piedicto 0 de dadra arunrica, as topico le gradicado de ene reap y 10 or stacken to a Jun. His mure or groupe de resegnandes 4 h. 6 al. m becomple grant and a second of Jan Harry a core or by partners out all deserve region o columnata, que alemente recorne à perelle els regas à come pen lanlangue accion par majo non tenan entre e proveto que agrita agrecia à la jugalcin in out to a where. For the decimal common to hope the tagrantes with the grantest production and the experiment of the probability of the form of th franch agains a messer a manganess as 1774 states. I district a consult In an it produce Point evaluation to not engineers. July 2 or 1 years of Preservation tregn warm volumates in Frederichte fanten die Nache, i alleren, jon gun burgmensio 6 V B part congruences of the grown toro as balanco parts an ba had command as a sea tempo to non-setuero, y greet gaps at squar y map finess can been after extra on a lease the I has grandle \$ 9. It was been after. Digital & 4.46 and sensors on 10.5. Feder darm v. V. I graduard turbs all majorità de discus golo per la discritiva de mila recurrenza declarazione de la tay on it you in stat to be directly an out it is primare to the to receive y did to rice & kin oming gar 400 to distance agentus. I trio grante & Y - B ten then after Twompoon is to extensive to 10.0. Paumo to Beginnin de Fleyron.—Exemo. Rr. D. Eurique O.Denett.

Li Bosam & Signiferio es etas se apminimpio que V. E de babin cligates wantings from 4 cap t.l. due with the noise die Manageme quip at separation on Tarragulas y 40 mates on lares primer instruct of camellor do laborage. On duple on eterniges at interes, we be function it do a Lantin 6 in feather. Anten fo eine ginne de preside de aprilies aboth de partamentar in gi hypotheric glimate, to esta formioch et capitales. Accepta Attagences bagin paand it can a nit segment of I show that as a previous a secure a se do to Principle 7 do to Phones al griconnectal accompany & Commecian am I tam bren y I africate ban mamprore se cau age y manature ton often one is go meretitan on an faston plan personal action & Palagnity me en demana nom o des satatem de avegressa. Ima grapela à Y 👚 man etros ados. La Bustar d. 8 de sectoquese de 2010. Basimo de . Alemendo de

Thurse. Exemp. Sr. general on gots.



## Copins do los partes dados por el gonoral D. Chrine Doyle.

 A bardo de la frematia Gualerga Frenfo de Jinoue 1. de attantes de 1010. all general general ferromands a positive do an engalgue en la ropta. gre permand pri serte d'és à par quedes és un grape de grape destroir la haupta gow troyiga basic de Ragios, y cogue el distinguismente y co da quelos la Para opisister qui prisencto, demographica e sor à mait e mentia de la madadia an in ture de lastrone ere ni mer o como e a pro- en la trova que basió paps appearant of francistics as to test at poursy the ground . I feet it appearante to al eur de Para steureur este desta amundo y querema à quançante etro gan parties mandar i granud travers en unito de est de certo é gan grid a fugurar deplorar Bratish & the burea do G. Began da dan berumpe portus do dos grado e que aderente nama la Funa, on direcco apropret à les againsլա հասանագրաց բանագրության հայտանի բանագրան առաջացի անագրագրանի dedicant consecut at Englished to bite es financiales para light compart spays Фанадонного розг достого расси г. "дорог 40 споло до "драга обла два Огород «по franction a tag done como em derras barros do excitabant tagin de im di g in erika. In \$3 g indoren proprimitrik. E was de et de inik ber in tegrandê Gradician de 8.26 y axo-de 6.6, quae abres problement union an 1950 anns. present the right that some extreme to endo is son an affection to Batter legislation in acceptation of the second plantage of supplied the second of the facements can be he labe & gold inspectation retemp a quisingly groundings. converge a sp. 10 can area a equiz in the ega by all qual discreptment do 104.... These is mine south as its gasgions 4 is goo of textorographs to textority. rine de Lacapers di gené-le foi e resemente D. Viennée Lagueres de porté perfectionments on appearable to select a top category property blancage Lap nes Regress Laufen y in mentione freinferem theprett. Dichtenn im eingeseitgenich can be coming shows too at term still go may on the fig. I be down to the 18750 of Europeipho Sandy is reading Department of teath destruction Fillinguisms is restricted. Park. Hawaren in titur di Maria di Gan protesta delle contente con delle con delle contente di discontrata delle fun a animage à la tre anima - ca busine vot mani e la dome qualitate de 'Augus & fan mante con a maringto gan manistrativo action no 😘 district where the function downstrain a ground print was a beforeig and finings defined das con nicesta y constanció de preser de tanter certo estado con presedinte, 🕈 granterio describe partir di limitante de gorrera riogisma (indicione i cino progr grant all many on the police to the course I premieronem to many take the travels. I have been more producted to be bruggers because world one particle do en besein to gree part up de tou faction y uniques del tip con enema comdistinger abdorders and now on the sat does to assess I as proceeding grounds as defined agree to a grown the print. There is the design of the contract of the cont to all extensio de un grandesentado galend, que con last provincio engrese que dospesso do garrengalizaren undo al dia. E ano as penellas dicere que ala as menda y la del tas un to do antise do en ferroro Barretto sun sun barret do en bagueto la Carefron dada baburat eton popit e centron in temple. In ignocuments encents to include the transfer and throughout the provide of the province increased the same to our notae Cantingag y al terrorato Malon L. Morios abla igrasionemo mog 18 his en 1-mag al otrojano india, al ciprantis Vistano ambies de m Bragada Cambrion & 6. jovoh rehadob osrobe gun inn bostopijit etc. maan 18 susubto go give the grant areas of the grant of the grant of the contract of the hand its production. Do have a sum hastaphs enferme it on the day to have ha antispundo é ipoali és, pois qui tado antos mombro promo é aig sia é di

canta comun, y à un querido y settambo general como se verdadoro amigo-Levie —P. D. hecomiendo à V, el subianismie, los cabos y el soidado de

Zaramona.

Hi querido general. Con suma gusto participo & V. que sus deseca ra quecan cumpi dos con el mas tel a sucesso – Las guarniciones de B. Fello, Calonire la Bintal Polou 50, Torrue la y Bagur quodan primoneras de guerra, y embarcadas para ses transportadas á larragona, componiendo el total de un general, dos coroneles y unos 30 obcases militares y civiles, y anne de 1905 bombere. 12 prima de art Herra, las municipaise, ef etos, pertrechon viveren y grapos de los almacenes francessa, como tambien las maderas n'illes para ins olicas de foctificación. Los ha ques apresados estas fumhien hetos, le mo-lo que nule laita la éguen de V. para que el capitan l'ane la auxie te la 4 Tarragina - Les 23 heridas españcles estas 4 hordo de ta fragala Dena, v mus 🙉 de las del caemigo, acumpañados por un sirujado nicione, ca an i uque muy grando tambies, he desado otro cirujano de la misma nacion con los privioueros, que por la gravedad de sus heridas, es furnoso queden en tierra — He hoc su destruir y voins completamento todas las baterias, torres, encas fuertes y castillos de la costa, de modo que no les quells à les ruemiges un sols punto de apovo hasta Rusas. Nada dirit de la conducta exemplar de la Uropa española que ataco á Palamos, refi riéndeme al parte de su limarro e te D. Indee Aidea, pero me se preciso not clar à b. la valteute entrain dei capitan hanc con les betes de su fragata y de los falucios de guerra españoles austraien la anfasea vivisimo y destructivo act re los exemigos una de los bates ingleses fué orbado 4 pinte en la tan-ediscion del mo-de por una bala de canon, la que litr. 6 fi don individuos de la 11 palación, sota su echo al agua y aciegració à la tropa. de Aldes, autrando en el castillo por sealto, donde tavieros etro herido. No pre-do ponderar to mucha que se cobe al inintigatio selo é incommune. oufsomme del cant au Fant, y de todos les oficiales y tripulation de en bordo y así seria fastar á sa jreticia as no hacer pública mencion de allo -Corno el comandante de la Iliana habrá lado parte de los esfusivos y condecta de su gente y de la de les falucios, no me corresponde habiar de vilus pere puedo asegurar á V. que para efectuar el emisaros tan eficanmente, ha sido mener er que todos cumpifesco asa deberes cun los mayores. refuermon Palamés 15 de settembre de 1812 à me 6 de la manana. -- Queda de 🔻 su verdadero amigo y companero – terrior ificilirres Lique.

He anbide que el obrial que mandaba en Bagur ha maerter habiendo esido en su luga sa un terranco. Je encontraron hecho pedanos, Tambien

bemos encontrado gira piosa ca 6 36 escondida en la Tuna,

#### NUMBERO 11

A las actions extended in suche in unidos en mi cosa toura los que nos babas e reven la el sederir del manda que cada aute de las exercios farallata en en partes el reta lo en entre ne hallaba la Plana por lo respectivo a su ramo, y a los netes de paleiro lo que hableste cada una que destructiva de que mandaba.

Anten lichts dies untergan un execute de Ingenieres con atres effetalem del marco reseau. I les calless, se quies un activitation parties parties autoritations parties autoritations parties autoritations parties autoritations.

Vucltus setus dire un que in breche estalm pre tiene le y que por la par le la estar le faltarina como unas due touste para liegar à estar abterta : que ta al pie

Frequents of the analysis of Artiferia solve of estado on que onto an halfa a re-circo a most as que esta à se dispension dans que pa su jud a most e a distruct i m de as pirmas del frente macado. Que un tenta artideros, que ca alaro porte lint en sols boridos é acertos que en aquet a mosta tenta tente una reputa de mosta tenta tente un acerto que en aquet a mosta proposa farols una reputa la lacita que lo que alaro y que los pouses a aleres que lo que alam estada rendidos de la tiga.

It considers to large shows the que no tente stress & there pare to me as in the not be not seen that the large shows the sections of the sections of the sections of the sections of the section of the

The back improved to the " do on cuerpo not to cultivators in hombein que to habian resime... o no pud enda descat perion à penar de todas les providencies que habia tombde.

If some fante le tel ane organe on years tente arbitrio algeno nord defendame engal or beer set pre thebit a que hat tendone oran reparada en la necesa acterna una sen de fuera batta destrubia toda oute trabajo, que la fai al se man de setetunidos houstans de magnantam preças todas los que acesa a concurso lore, obtas todas an que atademe acultos en la Chalad

Lor d'unio à rion no proutentade une citue se que fectar, que restablicar é reparer en el miyo



El Ministro de Real Hacienda precentó sus estados de existencia do viveres los que llegarian á unos catorce dias de pan siguiendo á media racion,

y veintitantos de menestras.

Los vocales de la Junta Corregimental y Regidores, habiendo sido preguntados sobre si podrían hacer acudir los paísanos al trabajo y defensa de las brechas, dixeron que estando el vecindario atemorizado con el bombardeo, les seria imposible contar con todos ellos pero que si cesaba el fuego darian hacta mil.

Luego que es profundizaron bien estos antecedentes, espuse á la Junta que deseando el Gobernador conciliar la duracion de la defensa con los viveres que existian, y estando próximo á recibirse un asalto, no queria ser responsable de las funestas consecuencias que resultarian al vecindario en el caso de no puderse sustener, que con este fin los habia reunido de su orden para que enterados de los d ctamenes estampados en el libro de Providencias, dixesen cual era el que debia seguirse

Casi todos fueron de opinion de que se propusiese la suspension de armas por veinte dias para ganar tiempo y que si en este término, no eramos

socorridos que se capitularia

Algunos siguieron mi parecer de que se tratase solo por la Ciudad por no exponer al numeroso vecindario al resultado fatal de un asalto de improbable defensa, pero que el castillo y fuerte Tenaz siguiesen defendiéndose.

Uno propuso que saliese la guarnicion, se abriese paso y abandonase la Plaza.

Otro que se le fortificase la altura de Quarteles y que el la defenderia. Y otros dos que se defendiesen las brechas y no se hiciese caso del vecindario.

Los Vocales de la Junta Corregimental y Regidores reclamaron altamente contra estos últimos dictamenes siendo el resultado á pluralidad de votos, de que se propusiese la suspension de armas por veinte dias, y la Junta concluyó á las dos de la mañana





## HÚMERO 10

## « Cortigo, All de moras, à les dos de la terde.

ell'elization. Per las l'esperantique que V. Il. qualità de tionge gara diregive 4 large the order to graphs at the graphs to the graphs to the figure to the was dieb t under mindt parent gam to E im grouping & night des pint de strate en east to drap occurrence by the case a name to make a governor. The tips co-grammer agree in the sea pages reported the control that were some page to A monday units hater any parent from abrests of the 19 econocias areas in the gas greenward in part that region well-areas gravers and magazine and P. A. organica de a file and arrefront distribution of the company of the period of page 4 and 4 to the price of the second of cabane 9 appends grata temperate to mento implications de lapada y de Landard Other Community or the page of the page of the page 1976. for the second on the terms has upon any angulary live and their speciments destruction for his greeter or year not provide the hardest code do 10 h 30 from a to porting the deposit and by one decembers to be the state of appendiction benchmark too is concreting to the war named on y disc appropriate course areasing transpire to a second the second transpired to about a second expension do formbures policies oberes à bothèses y tres presidental des la chemique gards because the community of the commu p f I de aboye on one ada tip por fronte ada & agra occurs por in totals. the se should be an about the site or part and a greater ground gard seagent pro-to-et-test on higher from the right of the test former. In right the second element is regardly provided a constitution of an incidence of the second grant and other contracts to a second destroy the state of the state o Paris de la manuma para para des la mar action en que la 🐧 🗪 🐧 de la marcia. A mention of the first of the termination of the same and a second and a second and a second and a second and a grade parts to present any series and a factor of the series and a factor o garde materials la gran to ma fan in page from ander ett procession ett procession de la contra de Car pack in virtue is a pre-two to save training of the got s t 6 & religion. che de como para in y er e de se imprangia conseque à hacement d'est de par est qu producers recommend a contract or productions and an incommend devices ире во ингентория в настране и чено инструмент для свет бил Револиция yaq aran manag asab sa cinyand parto r gipundaga maptabada alamba yarb from marks. It are some your op a sero do and may much provide array on the plant of \$1. Propose de lied in to un el ague a 4 V. C. d'engennege a Tayo banks Take. trong pates diving your 4. Markey is at all relatings through no describe day founds. transa per es en a como de estre tra las timo en y l'especta à presentation. The second series of the second of the second of the second of the last differ on relation is most up to 1. At your statement across a symmetric of security in to the grant grant on any others may show the grant through the grant to the troup frieign y an en en anneren in represent de lig ein. The new magnifelie hacan array atmospherical and being and more or and be about a supple GOD F. P. Dr. and C. CODE STANDER WITH CONTROL LAS PROBER DOS AND P. CODE D you to the puring the cut an extreme to the property of the country of the countr the an author up to the expeditable \$ \$ \$ me nations, braph & anomine

Tomo as 00

es probable que mañana haga el enemigo siguas demostración de staque, y le rendene, seria com verdaderamente mecacebible el emprender de unavecum marcha de fance que pedría acarrear la competa ruina de mentros assuntes en España.

«Mocibid, Principo, las soguridades do mi mayor consideración

#### MARIGORE DOUG D'ELCHIPORE >

cE' principa de Festing, éten Fririan, contenté à seu carta con la éciencategorica a. é.º caerpo para que se preparace ai nuevo movimiente que habia decidide. Y recibió à las é de la tarde el despacho signiente del daque de Elchingon »

## «Cortiço, 28 de marso de 1811, á las 4 de la lurde.

aPrincipe. Acabe de recibir ja carta que V. E. me bace el honur de escribirme con fecha do hey on la que me particly a el pina que ha resuelto de dia gar el ejércato de l'ortagal estre Coria y Placeacte, arraque enta méfinna au comocione yo simo ind rectamente son falen lumes un mo punto, entré en materia contra que provecto en la carta que le dirigi hace pucas herms, ahera que me son conocidas de un modo positivo, protesto formalmonte su contra y doctaro & V h. que à meros de que el Emperados le haya beche liegar guevas instrucciones selativas à un movimiente que deba electrorer bacia al Tajo, lo cua, no puedo receron las circunstancias actuales, el 6 ° euerpo no ejecutará el de que V. B. me hable en eu carta de cate día. El e excito necosita descanar á copaldas do los planso de Almeida y Cindad Rodrigo, que la llegues eus efectos de vestenrio y calcado de que al colatamente careca y que se hadan amontonados en los depositos de Valladetid. La preciae que V. F. no decongaño al pienes. La lar viveres abundantre en Costa y Pian-neta. He securrico aqual paja y unda en passera á su enterticad at al mai estado de sus comunicacionas. No podrá V. E. ismás lievar una plesa de artifecta hasta alti coa las alabase que acabamus de tener de l'ortugal. Ademés, ses maniobra, ten singuiar en sette mences tos, dejaria à Castilla entoramento à descubierto y podria, como le be dicho à V. E. mia malana, compremeter todas naestras operaciones en España. 56 que, oponidadome tan formalmente á vuestrus provectos canço con uma gran responsabili lad, pero sun cuando hubises de sectio destituido 6 perder la vida, no seguiria si mevimiento, de que V. E. me habia, sobre Coria y Plaseucia, a mecca, repito, de que no este dispuesto por el Empseador. ellecibid, l'abicipe, les asportéaies de mi mayor considéración.

#### «Marrical noque d'Escripord.»

«Des heras después affade Fririon, el mariscal Ney escribió nuovamente al principe d'Essling.»

#### a Ourtigo, 22 de marco de 1911, 4 jan 6 de la tarde

»Principo, » Varias moticias anuncian que et enunige se refueras considerablemente cerca de Fornes, en la derecha del Mondego, y aun parece que las fueras de lord Weilington han pasado el Mondego en Mangualdo parà dirigires à Celérico: em mantebra, que puede ejecutares manada, y de consigniente, cortagos la tetirada à Almeida obligandome à ocharme

sobre Guarde, como V. E. no quiere tomar determinación alguna para la marcha de las tropas y espera siempre a. momento del peligro más inminente, prevengo á V. E. que mañana salgo de mi posición de Carrapinhana y Cortiço para ir á escalonar mis tropas desde Celórico á Freixeda y Almeida Esta disposición es forzada para que el soldado no se desbande enteramente, con el pretexto de proporcionarse víveres tan necesarios para su aubsistencia y de que absolutamente carece.

Os renuevo, Principe, las seguridades de mi mayor consideración.

»Mariscal Duque d'Elchingen.»

El principe de Essling, ya le hemos diche en el texte del capítulo, quité el mando del 6.º cuerpo al manscal Ney, confiándolo al general Loison y enviando á París al comandante Pelet con instrucciones confidenciales y una carta para el príncipe Berthier.

(Traducido de la obra del general Fririon)

## INDICE DEL TOMO IX

Páglnas

CAPITULO PRIMERO. Cádis. Cádis. Descripción de la Isla. —Sus defensas. Nuevas fortificaciones. Refueraca à la guarnición.--Primeros ataques de Víctor -- Alburquerque y la Junta de Cádis.—Acción del 15 de marso.—Huracán del 6 al 9 de margo. El del 16 de mayo y evasión de prisioneros franceses. -- Pérdida de Matagorda. Estado de los ánimos en Cádia.—Expedición á Ronda —La del condado de Niebla.—Instalación de las Cortes.—Participación dada á las Colonias. —Los suplentes. —Apertura de las Cortes. —Sus primeras medidas — Dimisión de los regentes. —La del Obispo de Orense,-El Duque de Orieans -Impugnaciones del Obispo de Orense. Se juramento. Igualdad con les Colonias —Libertad de Imprenta, —Sobre relevo de los regentes. - Regencia trina. - Los regentes. - E. marques del Palacio. -Elogio de la primera regencia.... . . . 

5 á 111

CAPÍTULO II.—Torres-Vedeas y Badajoa.—La guerra — Prosigue la campaña de Portugal.— Liberación de Colmbra. -Choque en Alcoentre.-El de Moinho do Cubo -Siguen los franceses la marcha, - Situación de Massena. - Muerta de Sa,nte Croix.—Líneas de Torres-Vedras.—Ejército aliado y llegada de Romana. -- Reconocimientos de Massena, -- Espera equivocadamento una gran batalia. Frustrado ese intento toma posiciones. - Situación del ejército francés. - Nuevas posiciones á retagnardia. - Prudencia de Lord Wellington.—Muévenes los dos ejércitos.—Nueva situación en que quedan. Se fortifican más y más los ingleses, -Foy en Paris —Expedición de Gardanne —Órdenes para reforsar á Massena, - Napoleón y José Drouei se roune a Massens.-Combate de Rio Maior. Napoleón y sus mariscales.—Conducta de Soult. - Acción de los Castillejos. —Hallesteros sigus cobre Remond y le bate, -Sitio de Olivensa,-Estuación de la plaza. -- Primeras operaciones. -- Se rompe el fuego. -- Se rinde la plaza.—Sitio de Badajos —Estado de la plaza — La

Págiz.es

guarnición.—El gobernador. Ejército sitiador.—Primeras operaciones —Primeras milidas de la plam —Bombardoo.— Salida del 7 de febrero —Reconocimiento en la derecha del Guadiana.—Pérdida de Pardaleras.—Batalla del Gévora.—Posición de San Cristóbal.—Ataque de los franceses —Derrota de los españoles.—Conducta de algunos cuerpos.—Don José de Gabriel. Baras.—Resolución de Monacho.—Prostgue el sitio.—Corosamiento del camino subtario.—Nuevas salidas.—Muerte de Monacho.—El brigadier Imas —Bataria de brecha.—Consejo de guerra en la placa.—Capitulación.— Sus efectos.—Eltro de Campo Malor.—Muerte de Romana...

112 A 243

CAPÍTULO III - TORTURA. El general Fuchet, - 5% conducta en Aragón.—La de Caro en Valencia.—La de O'Donnell un Cataluna. Sitio de Tortosa. Proliminares Comienza el sitio. -- La plaza, -- Salidas de los sitiados, -- Sale Caro de Valeacia. -- Arción de O'Donneti junto al Ebro. - Salida del 3 de agosto. Derrota de las tropas valencianas. Macdonald en el campo de Tarregona -- Junta de Macdonald y Suchet en Lérida — Acción de La Blobal, — Nueva campaña de Villanampa.-Acción de la Fuenagata. Lepos y Mina en Naverra. -Batida dal general Reille - Acciones de Flix y Falset. - Acción de Ulidecona. -Vue ta de Macdenaid al Ampurdán Ratalla de Cardons. Accionen de Lladó y la Crus cubierta. -- Voelta de Macdonald al Fhro.-- Cerco da Tortora.-- Frimeros trabajos del situador —La defensa.—Alacha y Uriarte.— División del mando. Conducta de Urlarte. Siguan los trabajos del sitlador.-- Salida del 26 de diciembro.-- La del 28, -Las baterius francessa rempen al fuego. - Primer Consujo de guerra en la plesa. Ataque del frente de San Fedro.— Tristo situación de la plasa - Fegundo consejo. Succeso de 1.º de enero de 1811.—Bateria de bracha.—Conatos de capitulación, —Saint Cyr en la placa —El 2 de enero —Entrega de la plasa.—Conducta de las tropas.—La de Alacha y Uriarta.—Bajas.—Efectos que predujo la rendición de Tortosa.— Pérdide del eastille del Coli de Baiaguer. - Retirada de Mas-

245 4 860

CAPÍTULO IV — Torane Vaduas y Cuichara — Massena sescelve retirares. — Situación de les des ejércitos. — Comiesna la retirada — Acción de Pombal. — Combate de Bedinha. — Monthron aute Coimbra. — Cambio en la retirada. — Com-

ь ДР И " Б

|   | bate de Casal Nevo El de Foz de Arouce Considera-            |       |     |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
|   | ciones Paso del Alva Nuevo proyecto de Massena               |       |     |
|   | Disentimiento y destitución de Ney.—Ataque de Guarda.—       |       |     |
|   | Maesena abandona su anterior proyecto.—Combate de Sabu-      |       |     |
|   | gal - Fin de la retirada. Servicios de los capañoles á reta- |       |     |
|   | guardia de Massena Los de D Julián Sánches - Los de          |       |     |
|   | otros guerrilleros en el Duero -Los del EbroEl cura Me-      |       |     |
|   | rino. — Acción de Almasán. — Nueva creación de distritos mi- |       |     |
|   | litares.—Renovales —Su expedición á Santoña.—Vuelve á        |       |     |
|   | la Coruña y de allí á Santander. Su exoneración. El 6º       |       |     |
|   | ejército.—Situación de Cádiz.—Batalla de Chiclana —Van       |       |     |
|   | las tropas de Cádiz á Tarifa.—La marcha —Plan nuevo de       |       |     |
|   | Lapeña — Fuerza de los franceses — Lapeña en Capeza del      |       |     |
|   | Puerco.—Triunio de la Vanguardia.—Combate de las tropas      |       |     |
|   | inglesas —Su completa victoria, — Error de Lapeña. — Con-    |       |     |
|   | -                                                            |       |     |
|   | ducta de Graham.—El ejército se retira á la Isla —La cues-   |       |     |
|   | tion del mando en las Cortes, -Los Willantroys en Cádis -    |       |     |
|   | Expedición de Zayas á Hue.va.—Otra de Blacke á Niebla.—      |       |     |
|   | Soult p.de refuerzos.—La guevra en Ronda.—Expedición de      |       |     |
|   | Lord Blayney El Alcalde de Otivar.—Campaña de Baza.—         |       |     |
|   | El Rey José en Madrid —Resuelve retirarse á FranciaSu        |       |     |
|   | marcha Las guerrillas en derredor de Madrid                  | 361 á | 516 |
| A | PÉNDICES                                                     | 519 A | 5G3 |



urgit zed nv Google

Argana a (ARVARD LIN SERSITY

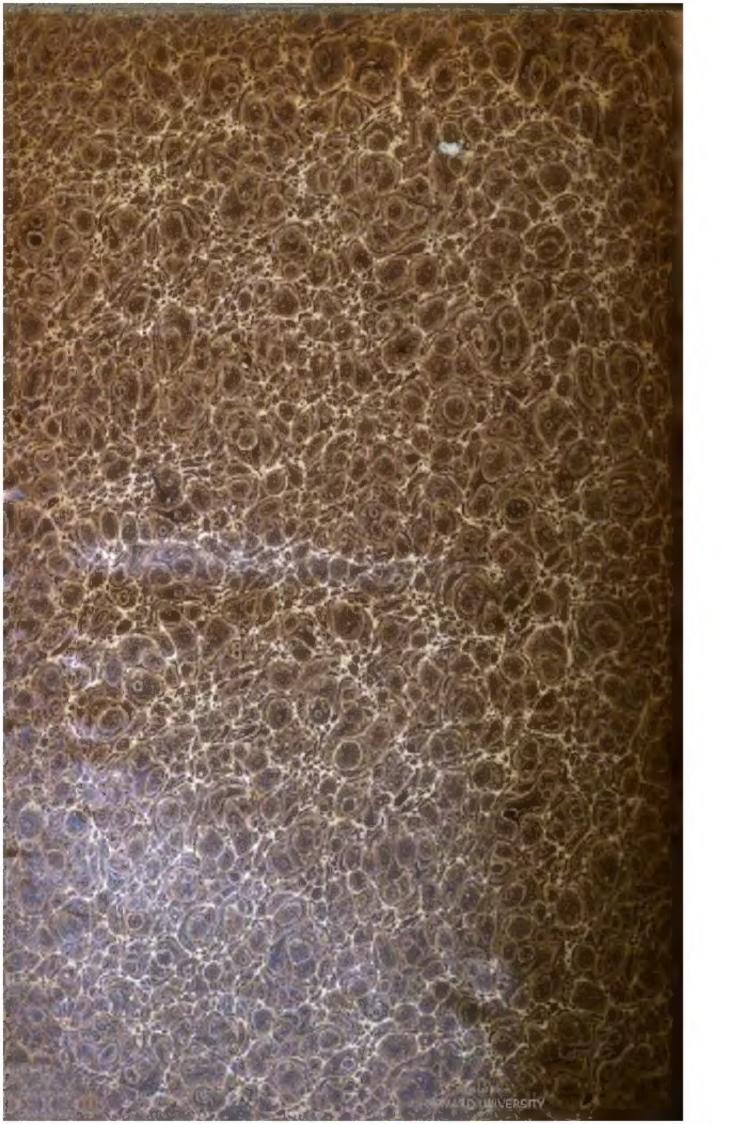

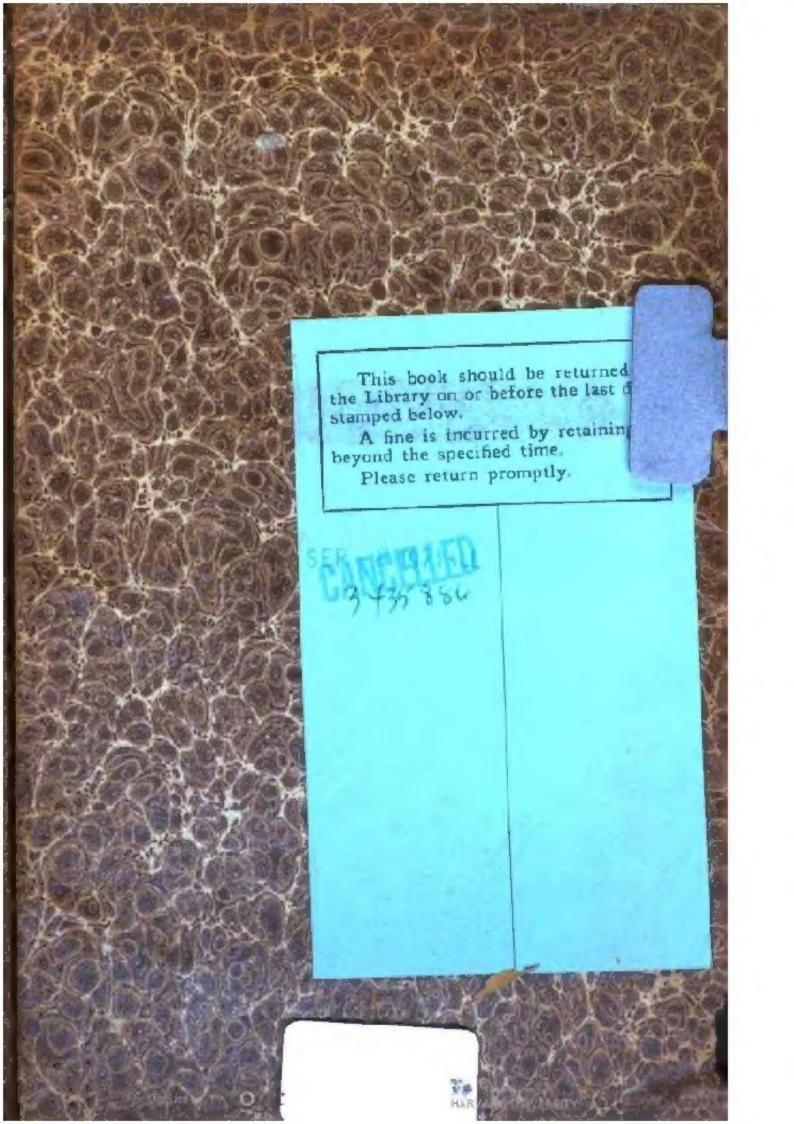

